



### EPISODIOS NACIONALES

# PRIM



P) 1555 N1 1902 (U.) 9-11

EST, TIP. DE LA VIUDA É HIJOS DE TELLO

IMPRESOR DE CÁMARA DE S. M.

Carrera de San Francisco, 4.

#### . 1

El primogénito de Santiago Ibero y de Gracia, la señorita menor de Castro-Amézaga, fué desde su niñez un caso inaudito de voluntad indómita y de fiera energía. Contaban que á su nodriza no tenía ningún respeto, y que la martirizaba con pellizcos, mordeduras y pataditas; decían también que le destetaron con jamón crudo y vino rancio. Pero éstas son necias y vulgares hablillas que la historia recoge, sin otro fin que adornar pintorescamente el fondo de sus cuadros con las tintas chillonas de la opinión. Lo que sí resulta probado es que en sus primeros juegos de muchacho fué Santiaguito impetuoso y de audaz acometimiento. Si sus padres le retenían en casa, lindamente se escabullía por cualquier ventana ó tragaluz, corriendo á la diversión soldadesca con los chicos del pueblo. Capitán era siempre; á todos pegaba; á los más rebeldes metía pronto y duramente dentro del

puño de su infantil autoridad. Ante él y la banda que le seguía, temblaban los vecinos en sus casas; temblaba la fruta en el frondoso arbolado de las huertas. La vagancia infantil se engrandecía, se virilizaba, adquiriendo el carácter y honores de bandolerismo.

Desvivíanse los padres por apartar al chico de aquella gandulería desenfrenada, y aplicarle á las enseñanzas que habían de poner en cultivo su salvaje entendimiento; pero á duras penas lograron que aprendiese á leer de corrido, á escribir de plumada gorda, y á contar sin valerse de los dedos. Y aunque en todo estudio manifestaba despejo y fácil asimilación, el apego instintivo á la vida correntona y á los azares de la braveza dificultaba en su rudo caletre la en-

trada de los conocimientos.

No concordaban los padres en el mejor método para enderezar el alma torcida de Santiago, desacuerdo que provenía de la distinta naturaleza y gustos de uno y otro. Gracia, que en su marido amaba al hombre fuerte y violento, no quería privar al chico de las cualidades más relacionadas con la virilidad. El padre, que amó en su esposa la delicadeza y la ternura, quería que también su hijo fuese tierno y delicado, cualidades que, transmitidas por la madre á la descendencia masculina, habían de ser mansedumbre, sensatez y aplicación á toda suerte de estudios. Más conspicua que los hombres y siempre soberana, la Naturaleza hizo PRIM '

al hijo semejante al padre, que en su mocedad y en aquellos mismos lugares había sido de la piel del demonio. Gracia y la Naturaleza estaban en lo cierto. El hijo segundo, Fernandito, modoso, cosido siempre á las faldas de la mamá, parecía cortadito para la carrera eclesiástica, y la niña Demetria, de opulenta complexión sanguínea, morenucha, saltona, los ojos como centellas, venía sin duda al mundo para dar de sí una vigorosa empolladura de Iberos bien bragados. El genio criador de la raza mira siem-

pre por sus criaturas.

No había cumplido el Ibero pequeño diez y ocho años, cuando fué acometido de terribles calenturas que le pusieron á dos dedos de la muerte. De milagro se salvó, quedando su naturaleza tan destrozada por los efectos del veneno tífico, que se le perdió toda la bravura. Con su voluntad desmayó su memoria, y olvidado de haber sido león, vegetaba ceñudo y perezoso como un perro inválido que ha olvidado hasta los rudimentos del ladrido. Se pasaba los días enteros sin hablar palabra, y su mirada vagaba incierta por semblantes y cosas, no poniendo más interés en lo vivo que en lo inanimado. Como este lastimoso estupor se prolongara meses después de la convalecencia, y además sobreviniesen estados transitorios de inquietud, en los que el pobre mancebo echaba de su boca expresiones disparatadas é incongruentes, determinaron los padres llamar á consulta á los profesores facultativos de más crédito en aquellos contornos.

El jubileo de médicos animó por cuatro días las calles de Samaniego, y avivó el chismorreo de las ancianas que hilaban á primanoche en los poyos de las cocinas. Los doctores de Oyón y de La Guardia opinaron que Santiaguito estaba tonto, y que paratraerle á la discreción no había mejor tratamiento que los baños de mar. Los sabios de Vitoria y Salvatierra calificaron de locura la enfermedad, aconsejando el aislamiento, si no en casa de orates, en un lugar de montaña recogido y salubre. Estos y otros pareceres colmaron las dudas y confusión de los afligidos padres. Por fortuna, se les metió por las puertas, en los días de la consulta, don Tadeo Baranda, eclesiástico, primo carnal de Santiago Ibero por parte de madre, varón sesudo, leído, verboso, que presumía de poseer acción rapidísima para juzgar y resolver todas las dificultades. Si grata era siempre la visita del primo, en aquella sazón vino el tal como caído del cielo; y la solución que propuso á los padres del chico rué tan del gusto de éstos, que al punto la nicieron suya, y previnieron lo preciso para realizarla sin demora. Harto sencillo y elemental era el plan curativo de don Tadeo: llevarse consigo al pobre loquinario, tontaina ó lo que fuese. Con una temporadita de verano y otoño en la plácida residencia patriarcal que el buen señor poseía en la histórica ciudad de Nájera, quedaría el bo-

bito bien reparado del caletre y con más ta-

lento que Salomón.

Era el don Tadeo capellán mayor de Santa María, rico por su casa, como heredero del cura de Paganos, don Matías Baranda. Su vida era honesta y cómoda, feliz aleación de virtudes y riqueza; daba al trato social tanto como á Dios ó poco menos; comía casi siempre con amigos; ponía especial esmero en sortear las disputas políticas y religiosas, y con esto y su buena mesa logró ser bien quisto de liberales y estimado de facciosos; salía de caza con buen tiempo, y el malo reservábalo para la lectura; hacía el reparto de estas dos nobles aficiones con tal escrúpulo, que el hombre se ilustraba más cuantos más días de lluvia viniesen en el año. Su biblioteca era escogida, de libros graves y profanos, prevaleciendo los de historia, con algo de poesía, poco de novela, y tal cual centón enciclopédico de los que suministran fáciles toques de sabiduría. Lo primero que hizo con el pobre chico de cuya cura se había encargado fué someterle, por vía de prueba, á las dos aficiones de caza y lectura, para observar cuál de las dos conquistaba más intensamente el ánimo del enfermo.

Empezó Santiaguín por tomar muy á gusto los trajines de caza y pesca. Pero vino temporal frío y húmedo, y don Tadeo metió al sobrino en la biblioteca. Cautivado desde el primer día por la lectura, en ella zambulló su atención tan locamente, que no había

medio de sacarle del mar hondo de las letras de molde. Pensó Baranda, viéndole tan aplicado, que por allí vendría la salud de la mollera, y no puso límites al atracón de lectura. El á echarle libros y más libros, historias y más historias, y el enfermo á devorarlo todo sin hartarse jamás. La Conquista de Méjico, referida con retórica pompa y adorno por Solís, colmó el entusiasmo de Santiaguito, que no contento con leerla una vez, le dió segunda y tercera pasada, y aun se aprendió de memoria alguna de las infladas arengas que en aquel libro, como en otros de su clase y estilo, tanto abundan.

El cerebro del joven, que ya venía recalentado con las Guerras civiles de Granada, de Hita; con la Expedición de catalanes y aragoneses, por Moncada, y otras historias ó fábulas de extranjeros y nacionales á cual más seductora, llegó á encenderse hasta el rojo con las increíbles hazañas de Hernán Cortés, y de ensueño en ensueño, ó de locura en locura, acabó por la de querer imitarlas ó reproducirlas en nuestro tiempo.

Clavóse esta idea en el pensamiento de Iberito y su orgullo la remachó. Los extraordinarios sucesos de la Conquista le fueron tan familiares como si los hubiese visto; reproducía los incidentes de la rivalidad con Diego Velázquez, las épicas acciones de guerra en el río de Tabasco, la llegada á San Juan de Ulúa, la quemazón de las naves, la tenaz lucha contra los hombres y la Naturaleza, ya penetrando montes arri-

ba, ya revolviéndose contra Pánfilo Narváez; las guerras y paces con Moctezuma, las peleas en las lagunas, y todo lo demás de aquel poema más hermoso en la realidad que en el espejo que llamamos Historia. Con memoria feliz retenía descripciones, retratos, y hasta las arengas, singularmente aquélla con que responde Cortés á la de Moctezuma en este emperifollado estilo académico: "Después, señor, de rendiros las gracias por la suma benignidad con que permitís vuestros oídos á nuestra embajada, debo deciros..., y por aquí seguía endilgando sutiles conceptos, verbigracia: "Mortales somos también los españoles, aunque más valerosos y de mayor entendimiento que vuestros vasallos, por haber nacido en otro clima de más robustas influencias... Los animales que nos obedecen no són como vuestros venados, porque tienen mayor nobleza y ferocidad; brutos inclinados á la guerra, que saben aspirar con alguna especie de ambición á la gloria de su dueño... El fuego de nuestras armas es obra natural de la industria humana, sin que tenga parte alguna en su producción esa facultad que profesan vuestros magos, ciencia entre nosotros abominable, y digna de mayor desprecio que la misma ignorancia...,

Por estos espacios navegaba el buen Santiaguito, cuando una noche del mes de Octubre, en la tertulia de su tío, á que solían concurrir los vecinos más calificados de la población, oyó decir que el Gobierno de Isa-

bel II aprestaba soldados y pertrechos para enviarlos á Méjico, y que aquella brava milicia iría bajo el mando del general Prim, cuyas hazañas se le habían metido en el corazón al pueblo español. Cada uno de aquellos señores conspicuos expresó su parecer sobre la expedición, sin que ninguno acertara con la finalidad de ella, hasta que el insigne don Tadeo, que era el oráculo de Nájera por su ciencia y penetración, y el definidor de todas las cuestiones, soltó una tosecilla, limpió el gaznate, y ante el solemne silencio y expectación de los circunstantes, soltó este sibilítico discurso: "Desde que oí el anuncio del envío de esas tropas y máquinas de guerra á la parte de América que llamamos Nueva España, le calé la intención á O'Donnell, la cual no puede ser otra que emprender la réconquista de aquellos estados de Tierra Firme para volverlos al dominio de nuestra patria, que así, poquito á poco, á ésta quiero, á ésta no quiero, será otra vez señora de todas las Américas... Claro que ni O'Donnell ni los Ministros dicen que esta encomienda lleva Prim á Méjico: deben callarla, ó echar á vuelo cualquier mentira para capotear á las Potencias... que siempre han de salir con algún enredo, metiéndose en lo que no les importa... Este es mi parecer... idea mía, que hemos de ver confirmada si Dios nos da vida v salud... El general Prim llevará, con el mando del ejército, el nombramiento de Adelantado de aquella comarca, para gober-

narla conforme la vaya conquistando... ¿No les parece que veo largo? ¿Tengo yo buen ojo, amigos?... Nadie me lo ha contado. Es idea mía... Idea que á mí me escarbe entre

cejas, no falla...,

La idea de Baranda, admitida y apoyada por los conspicuos, hubo de rematar el disloque de Iberito, que se pasó la noche en vela, voltejeando parte de ella en su cuarto, y el resto, hasta el amanecer, en la huerta, entre perales, cerezos y manzanos. Toda la lógica del mundo se condensaba en este pensamiento: "Es mi deber presentarme al general Prim y pedirle que me lleve como soldado á la conquista de Méjico, ó como corneta de órdenes. Lo mismo puedo ir de cocinero que de mozo de acémilas; y una vez en aquella tierra, ya me abriré camino para poner mi nombre á la altura de los que más alto suban al lado del de Prim., Creía que todo el tiempo que tardase en poner en ejecución tan atrevido pensamiento, estarían suspensas ó quebrantadas las leyes del universo. Su destino, que hasta entonces había sido un obscuro acertijo, estaba ya bien claro. Dios y la Naturaleza murmuraban en su oído: "Corre; no te detengas... ¿No ves al término de España una llanura sin fin entre azul y verde? Es el Océano. ¿No distingues de la otra parte nuevas tierras? Es la inocente América. ¿Ves una figura de matrona que en las rocas traza inseguras rayas con un punzón?... Es la Historia, que ya está aprendiendo á escribir tu nombre.,

Pensó Iberito al día siguiente que si consultaba sus planes con don Tadeo Baranda y le pedía licencia para realizarlos, el buen cura soltaría la carcajada, y tomaría inmediatamente la llave del desván para encerrarle. No míl veces: á don Tadeo ni palabra. Con la intención tan sólo le diría: Llevad vos la capa al coro; yo el pendón á lasbatallas.

Dicho y hecho: llegada la noche, aguardó Iberito la hora en que todos dormían, y por la puerta falsa del corral salió á un campo que no era el de Montiel, pero sí pariente suyo. Era el campo de la memorable batalla de Nájera, en que don Pedro I de Castilla derrotó á su hermano don Enrique.

## $\Pi$

Mientras duró la noche y en las primeras horas del día, anduvo Iberito con vivo paso, deseando ganar toda la distancia posible antes que los criados del cura saliesen á capturarle. Con tino estratégico abandonó el valle del Najerilla, pasándose á un afluente de este río. Hizo su primer descanso á la vista de San Millán de la Cogulla, y de allí tiró hacia los montes, por donde á su parecer podría pasar á tierras de Soria. Algún dinero llevaba, casi todo lo que le ha-

bía dado su madre al salir de Samaniego, y cuidó de ocultarlo distribuyendo las monedas en distintos huecos de su ropa y en el propio calzado. Por única arma llevaba un cuchillo de monte que sustrajo en la armería cinegética de don Tadeo, y con esto y el corto caudal, y su animoso corazón que se creía suficiente para salir airoso en cuantos percances pudieran ocurrirle, iba tan contento y tranquilo como si consigo llevara un ejército. En su esforzada voluntad y en sus altas ambiciones verdaderamente lo llevaba.

No contó Iberito con el riguroso clima que había de oponerle no pocos obstáculos de hielos y nieves al acometer el paso de la divisoria por los puertos de Piqueras ó de Santa Inés. Pero todo lo vencían su intrépida confianza y el mismo desconocimien. to de las dificultades del paso. Conducido por los ángeles que amparan la inocencia, franqueó los montes, atravesó extensos pinares sin el menor desmayo de su vigor físico, descansó en compañía de pastores y carboneros, con los cuales sostuvo amenas y candorosas pláticas, y al descender por ásperos vericuetos al valle del Duero, después de tres jornadas que para otro menos entusiasta habrían sido fatigosas, llegó á las puertas de Soria, pasando de largo por miedo al encuentro de los parientes de su padre que en aquella ciudad vivían.

Siguió hacia el Sur por senderos de herradura, y al día siguiente de su paso por

Soria, encontró á unos caminantes que llevaban dos recuas de yeguas y mulas cargadas de lana. Entablada conversación, invitáronle los trajineros á que cabalgase un buen trecho entre sacas de lana, y el aceptó gustoso, porque iba ya medio derrengado del continuo caminar, Abría la marcha una yegua corpulenta que llevaba un gran campano colgado del pescuezo, y tras ella las demás caballerías, atado el ramal de cada una en la cola de la delantera. Era la procesión pausada, pintoresca, y los pasos de las bestias marcaban el compás lento del esquilón de la yegua que guiaba. Los trajineros obsequiaron á Iberito con pan negro y chorizo, que fué para él sabroso desayuno. Le amaneció comiendo en grata conversación con la buena gente, y agradeció lo indecible aquel alivio de sus piernas y el reparo de su estómago. Dijéronle los caminantes que iban al mercado de Almazán á vender una partida de lana, y el pobre joven callaba, tiritando de frío y de hambre, pues el corto desayuno que le dieron, antes le aumentaba que le disminuía el bárbaro apetito que traía de las cumbres.

No se alegró poco el inocente aventurero cuando vió próxima la gran villa de Almazán, cercada de murallas, coronada de románicas torres. La yegua delantera penetró por una de las arcadas puertas que daban ingreso á la villa, y avivando el sonido de su esquilón llegó á una extensa plaza, casi totalmente invadida ya por la muchedum-

bre campesina que al mercado concurría. Más que en admirar la variedad de especies que en grupos y montones ocupaban la plaza, granos, frutas, pucheros, leña, carbón, enjalmas, quesos, recoba y utensilios de labranza, ocupóse Iberito en buscar albergue v comida. Encamináronle á un mesón cercano á la plaza, y como no inspirara gran confianza por su cara juvenil y el deterioro de su ropa de señorito, desenvainó un duro, y puesto en la mano de la posadera, no fué menester más para que le prepararan un platado de huevos y jamón frito con acompañamiento de vinazo y de pan sin tasa. Atracóse el muchacho hasta dar á su cuerpo la reparación conveniente, y luego salió á ver el pueblo y á comprar calzado fuerte y una manta ó bufanda de camino, con lo que quedó tan bien arranchado que no se cambiaría por un rey.

Nada le ocurrió en la villa que merezca mención, como no sea un altercado en que se revelaron y resurgieron de súbito los ímpetus anteriores á su enfermedad. Hallábase el hombre, por la noche, en la anchurosa cocina del mesón, donde algunos huéspedes, trajinantes y labradores, después de bien comidos y aún no bastante bebidos, jugaban al mus, mientras otros, entre jarros de vino, charloteaban con tanta viveza, que la conversación parecía disputa, y la disputa encarnizada riña. En aquellos rudos caracteres, el lenguaje hervía siempre, como el mosto recién sacado de las uvas exprimi-

das. En el grupo más animado, donde se bebía más que se jugaba, pasaron de las cuestioncillas de campanario á las provinciales, y de éstas á las generales ó políticas. Iberito, que dormitaba en un rincón, se despabiló en cuanto percibieron sus oídos ru-

mor de cosas públicas.

Despotricaron aquellos bárbaros sin miramiento á persona alguna de las más encumbradas. Un zanganote montuno, negro como el carbón que acarreaba de los pinares, dijo que O'Donnell era un tal y un cual, y que estaba compinchado con La Patrocinio para el mangoneo en toda la Nación; un gordo sanguíneo aseguró que si la Reina no llamaba otra vez á Espartero, no acabaría sus días en el trono; y un tercero, cuya voz gargajosa y facha de sayón de los pasos de Semana Santa componían el tipo del pesimista siniestro, echó de sus labios cárdenos, donde tenía pegada una fétida colilla, todo el amargor de la opinión recogida en los pueblos míseros. Ni grandes ni pequeños, ni liberales ni moderados se libraron de su sátira rencorosa. Los vicálvaros eran unos pillastres, que se estaban enriqueciendo con los bienes que fueron del sacerdocio; los del Progreso ladraban de hambre y querían el Poder para llenar la pandorga; la Reina era... mujer, con lo que se decía bastante... Las mujeres sirven para todo, menos para reinar. Habló luego de la maldita invención de los ferroscarriles, que significaban la miseria de toda la ca-

rretería. La guerra de Africa no había sido más que un engaña-bobos: O'Donnell volvió de ella con las manos en la cabeza; todas las hazañas que se contaban eran filfa: lo de Tetuán habría sido un desastre si no hubieran comprado á peso de oro la retirada de Muley Abbas; lo de los Castillejos no fué más que una comedia indecente, pues ni hubo los aprietos que decían, ni Prim había hecho más que sacrificar soldados, quedándose él en lugar seguro, haciendo el figurón. Ni era valiente, ni servía más que para intrigar, como lo demostró en los tratos que tuvo con Ortega para traer de Rey

á Carlos VI...

No bien ovó Iberito el nombre de su ídolo, sacado á colación con tanta ignominia, se levantó de su asiento con la pausa y aplomo de un valor sereno, y engallándose ante el procaz hablador, le echó esta rociada: "Caballero, quiero decir, caballo, lo que ha dicho usted del general Prim es una coz, y aunque á las coces no se contesta con palabras, yo, por respeto á la concurrencia, con palabras de mi boca le digo que á la gloria de Prim no pueden llegar las patadas de usted, so bruto; y si no está conforme, salga afuera y se lo diré de otro modo,... Levantóse gran murmullo al oir estas bravatas tan disconformes con la edad del mancebo, y el feo hablador soltó una carcajada burlesca después de escupir la colilla que pegada á los labios tenía. Uno de los jugadores dijo que el mequetrefe era listillo, y que se le debía dar una mano de azotes y mandarle á la cama. El gordo grasiento quiso poner paz, declarando que á Prim no se le podía negar la nota de valiente, pero que había que agregarle la de farsante, pues las valentías le servían de gancho para sus negocios. La expedición á Méjico que le estaban preparando no era más que un arbitrio para traerse de allá una millonada de pesos duros. "Lo hemos de ver tal como lo digo. Llega el hombre á Méjico, desembarca las tropas, mete miedo á los insulanos con cuatro disparos de cañón, va de Zacatecas á Zacatacas, echando contribuciones, hasta que de unos y otros saca para redondear la pella, y compinchándose con el gran Repúblico para echar un pregón de paces, se vuelve á España repleto de dinero, y venga el darse tono aquí ante cuatro bobalicones, y venga el tocar el higno y el llamarnos todos heroes... ó herodes por la perra de su madre.

—No es eso, no es eso—gritó Iberito saliendo rápidamente del rincón en que estaba, y plantándose con gallarda fiereza en mitad de la cocina.—A Méjico no va don Juan Prim para negocio suyo, sino de la Nación, porque va para conquistarnos otra vez á la Nueva España y traerla por los cabezones á la soberanía de Isabel II. Yo lo digo y lo sostengo solo delante de los bárbaros que están en esa mesa; y sin reparar en si son dos, ó son seis, ó seiscientos, les mando que se desdigan de esos disparates ó

salgan á verse conmigo al corral, á la calle, ó donde quieran, en la misma plaza, delante de Dios y de la luna que nos alumbra.,

Con tal brío y entereza soltó el chico su reto, que de primera impresión quedaron suspensos y atontados los habladores. Rehiciéronse al punto y empezó la rechifla; á las burlas siguieron las amenazas... Mal lo habría pasado el audaz Iberito si en aquel punto no apareciese junto á él un hombrón formidable, que se levantó de uno de los poyos de la cocina, y avanzaba con el contoneo de quien anda con un pie y una pata de palo. Era de rostro cetrino y disforme estatura; vestía de paño burdo con peluda montera; se auxiliaba de un grueso palo con nudos y porra... Pues llegándose á la mesa de los bárbaros, descargó el garrote sobre ella con tanta furia, que al tremendo golpe saltaron en añicos los vasos, y la tabla maestra se rompió en dos pedazos... Y con el estruendo de la madera y el vidrio se juntó el estentóreo vocerrón del hombre grande y cojo, que así decía: "Sepan los que han hablado mal de Prim, que yo, José Milmarcos, sargento de la guerra de Africa, me paso sus lenguas por donde me da la gana, maño y moño... Sepan que lo que ha dicho este mozalbete es como si yo lo dijera, moño, y los que no estén conformes que vayan saliendo afuera, con mil moños..., Saltó el gordo con palabras de paz. Hablaban perrerías por pasar el rato, sin mala intención. Y prosiguió el cojo: "Cosida por dentro del

chaquetón llevo aquí mi medalla de la guerra, y la guardo porque no es bien que la vean los burros. Yo no enseño mi medalla á las caballerías, sino á los hombres racionales, instructivos, y el que se ría de lo que digo que me toque los faldones... Ea, yo defiendo á este mozo, y el que le ponga mano en el pelo de la ropa, véase conmigo donde quiera.,

Era Milmarcos muy conocido en aquella sociedad. Su nombre fué aclamado entre pateos, berridos, chirigotas de algunos, jovial entusiasmo de otros. "¡Viva Milmarcos!... Fausta, tráele vino á Milmarcos.,

Dijo el sargento que no quería beber, y á una interrogación airada de la posadera respondió que lo roto debían pagarlo los puercos y deslenguados Carbajosa y Matarrubia, que eran causantes del estropicio. Viendo que la trapatiesta se resolvía pacíficamente, repitió el elogio del desconocido muchacho, alabando su valor sereno y el tesón con que salió á la defensa de la verdad y del honor militar contra la canalla envidiosa. "Señores — gritó luego, — yo puedo hablar gordo en lo tocante á la honrilla militar, porque he sido soldado; y como hombre de los que fueron á Marruecos, no me pesa de haber perdido esta pata, quiero decir, la otra que tuve en lugar de ésta de palo. Bien perdida estuvo la pata por la gloria que alcancé... Y si veinte patas. tuviera, las diez y nueve daría yo gustoso por este orgullo de haberme visto en los

Castillejos... y por poder deciros: "Gandules, tengo la cruz pensionada, que vosotros no tendréis nunca... Borrachos, pagad los vasos rotos y la mesa rajada, que es lo menos que podéis pagar por los insultos á Prim... No me toquéis á Prim, hijos de perra. Y tú, Carbajosa, no te rías de verme lisiado, que por tigo no me cambio... Mi cruz, moño, vale una pierna."

#### Ш

Con cháchara gruesa y mugidos desfilaban los bárbaros hacia las cuadras en que tenían sus jergones. Milmarcos echó el brazo por los hombros á Iberito, y cariñoso le dijo: "¡Valiente!... Así me gustan á-mí los hombres... Y que es de familia principal, se le conoce por la ropa y por el habla fina. ¿Va usted, aunque sea mala pregunta, á Madrid? ¿Y cómo va tan solo?, Respondió el chico que iba á Madrid de paso para Cádiz, donde se embarcaría para América. Y Milmarcos siguió: "¿Ha oído usted hablar de un pueblo que se llama Tor del Rábano? Pues es mi pueblo; en él nací y en él vivo descansado, con el real diario de mi pensión y otro par de reales que saco de mi trabajo. He traído una carguita de sal de Imón. Con lo que saqué de la sal he com-

prado dos bacaladas que me encargó el cura y otros encargnillos... Tor del Rábano es eamino de Madrid, y si se viene conmigo, le llevaré en mi burra, que es poderosa y de buen paso. Le brindo mi burra porque me ha entrado usted por el ojo derecho con su valentía... Seis leguas tenemos por delante. Si se determina, esté listo para las

seis de la mañana.,

No se hizo de rogar Iberito, y á la hora indicada salió de Almazán con Milmarcos. gozoso de ir en la honrosa compañía de uno de los de Prim. Le instaba el sargento á subirse en la burra; pero á esto no accedió lbero: su delicadeza le vedaba montar, llevando de espolique al que por héroe y por inválido merecía todos los respetos. Lo más que pudo conseguir Milmarcos con sus redobladas instancias, fué que el joven subiese á la albarda breves ratos, sólo por probar la buena andadura de la bestia. Platicando agradablemente fueron por todo el cantino. Milmarcos no acababa de entender por qué iba tan solo y á pie un joven cuyo mérito y noble condición saltaban á la vista. De la prontitud y arrogancia con que salió á la defensa de Prim, colegía el sargento que el chico era de la familia de los Princs de Reus. Interrogado sobre esto, Iberito negó rotundamente. Entonces Milmareos le dijo: "Ya lo entiendo: ¿es usted mejicano, de la familia de la señora Generala doña Francisca de Agüero?, Ante una nueva negativa quedó el veterano en mayores confusiones.

"Pues le contaré — dijo Milmarcos por amenizar la caminata, ya que no podía satisfacer su curiosidad; - le contaré que servía yo en el Regimiento del Príncipe, número 3 de Línea, y yendo de Málaga á Este. pona con el Regimiento de Cuenca, núm. 27, el general Prim pidió veinte hombres para su escolta, los cuales no eran sorteados, sino que voluntariamente y de su motopropio pasaban á formarla. Yo fuí de los que se ofrecieron para la escolta, porque no miraba nunca al peligro, sino á la gloria. De Estepona fuimos á Algeciras, y allí embarcamos para Ceuta. Total: que por ser de la escolta, estuve al lado del General en toda la campaña hasta el 4 de Febrero, en que una judía bala me dejó sobre un pie como las grullas...

El hombre iba desembuchando por todo el camino trozos de historia viva, no pasada por escritura ni por letras de molde. Ibero escuchaba silencioso, gozando en beber la historia en su fresco manantial. Entre otras cosas, refirió Milmarcos que Prim montaba un caballo inglés de largo pescuezo. Un macho grandísimo conducido por un paisano, le llevaba provisión de comida fina y bebidas superiores, y avíos para su limpieza y tocador, todo bien guardado en un desmedido alforjón. No prescindía en campaña de sus hábitos de gran señor: por esto le habían comparado al Gran Capitán, que en su tienda se lavaba y perfumaba antes de entrar en batalla, y después de ella comía con re-

finada pulcritud y opulencia. "En aquellas alforjas de obispo llevaba el General, por un lado, ropa blanca y frascos de agua de Colonia, y por otro, pastel de liebre en unas latas, jamón y cosas muy ricas...,, Pues le diré á usted que, sirviendo á su lado y poniéndome como él en los sitios de mayor peligro, llegué á quererle tanto como quise á mi padre. También él me quería. Verdad que se acababan todos los cariños en momentos de apuro, de aquéllos en que no había que decir más sino "voy á matar ó á que me ma-ten., Pero cuando no corría prisa de perder las vidas, el General sabía economizar nuestra sangre... De tanto verle y seguirle y mirarle á la cara para leerle las órdenes antes que las dijera, ya nos le sabíamos de me-moria, y aprendíamos de él á despreciar la vida... Me parece que le veo al empezar la de los Castillejos... Sobre una peña plantó el caballo, y de allí nos gritaba que avanzáramos. Se puso tan alto para ver quién de nosotros tenía miedo y quién no... Cuando salíamos á tomar posiciones, mirábamos su cara. Si la veíamos más amarilla de lo que estar solía ó tirando á verde, ya era seguro que nos aguardaba un día de compromiso. Si apretaba los dientes ó se comía los pelos del bigote, malo, malo! Pero la señal más segura de que íbamos á tener jarana y de que no debíamos dar un ochavo por nuestras pellejas, era ver á mi don Juan con el caballo parado en firme, mirándose las manos y limpiándose las uñas con un hierre-

cillo que sacaba no sé de dónde...; Moño! arregladas las uñas se le avivaba el genio y nos metía en unos fregados horrorosos, él

siempre por delante.,,

A la admiración de Iberito, contestó Milmarcos con esta frase sintética: "El General era su primer soldado., Dijo luego que vestía sencillamente, sin entorchados más que en la boca-manga, el ros bien ajustado á la cabeza, en el costado izquierdo dos placas con brillantes... Por cierto que la primera vez que Muley Abbas se avistó con O'Donnell para tratar de paces, le dijo: "Gran Cristiano, mándale á ese General que no se ponga en los combates esas placas que relumbran al sol, porque mis bereberes apuntan al brillo, y fácilmente le darán en el corazón., Lo que oyó Prim y dijo al moro: "Apuntad como queráis, moros de mi alma, que la bala que á mí me mate no está hecha todavía.,

Cuando esto decía Milmarcos vieron la torre del pueblo, asomada tras una loma; luego crecía, se echaba al llano cual si saliera á recibirles... Aparecieron después varias casas sentaditas en derredor de la torre; perros vinieron ladrando al encuentro de los viajeros; la burra alargó las orejas y avivó su andar; gallo y gallinas les dejaban libre el paso... Chiquillos se destacaron; luego el cura, dos viejas, un cerdo... La torre se dejó ver bien plantada y altiva, con su nido de cigüeña, y por fin, la casa de Milmarcos, terrera y gacha, sonrió á los llegantes con su puerta blanqueada, su gato es-

curridizo, su macho de perdiz en jaula, su parra trepadora y su Servanda, que este nombre tenía la mujer de Milmarcos, gorda, jovial y zalamera... No hay que decir que el sargento ejerció la hospitalidad como un gran señor que recibe en su casa á un príncipe. Servanda mató dos pollos y se excedió en la faena culinaria; por no tener lecho apropiado para tal huésped, prestó la alcaldesa un catre sobre el cual armaron un catafalco de colchones como para el obispo. Toda la flor y nata del pueblo visitó á lberito, y el cura fué el más extremado en la amabilidad, porque Milmarcos había dicho á todos, en reserva, que su huésped era de la familia particular de Prim, como podía verse por la pinta del rostro, y que iba con su padre natural á la nueva conquista de Méjico.

Muy á gusto pasó allí tres días Iberito, reponiéndose de su cansancio y dejándose querer de tan buena gente. Servanda se ufanaba de tenerle en su casa, y por ello se daba no poco pisto con las vecinas. Servíale buen comistraje en platos y cazuelas humildes, y para postre se arrancaba con natillas ó arroz con leche. El día de despedida gustaron de unas guindas en aguardiente que regaló el cura, y Milmarcos, á fuer de señor hospitalario, brindó con una guinda al noble huésped, diciéndole con solemnidad: "¡Qué no diera yo, señor, por poder acompañarle á esa expedición, que pienso ha de ser sonada, moño! ¿Pero á dónde voy yo con mi pata

de palo? Los cojos, moño, no servimos más que para estarnos en casa haciendo empleita, acordándonos de que así como tejemos hoy el esparto, tejimos un día la historia de España. ¿Verdad, señor, que así es?... Debe uno recordar siempre estas cosas, y á los que no tienen patriotismo y se ríen de ellas mandarles al moño de su madre... Siento que usted no estuviera aquí el día de San Roque, que es la fiesta del pueblo. En ese día santo, yo me pongo mi uniforme, y en el pecho me planto la cruz y la medalla. Estoy manífico, ¿verdad, Servanda? Pues sacamos en procesión el santo, y yo me pongo delante de las angarillas. Crea, senor, que hago más papel que el cura, estoy por decir que más que el santo, moño; todo por mi cruz, que da dentera á cuantos la ven... Y conforme vamos marchando con la procesión, salta uno y grita: "¡viva Mil-marcos!, Pues no queda boca que no responda: "¡vivaaa!, Total, que desde que el santo sale hasta que volvemos á meterle en la iglesia, no se oye más que vítores á Milmarcos. ¿Verdad, Servanda? Yo me incomodo, ó hago que me incomodo, y con la mano hago así... que se calmen, que me escuchen... y cuando los tengo muy callados echo todo el pulmón gritando: "¡viva Isabel II! ¡viva San Roque!...

Descansado ya, muy agradecido á los obsequios de la sargenta y su digno esposo, Iberito salió de Tor del Rábano acompañado largo trecho por *sinfinidad* de chiquillos, á los que seguían personas mayores de ambos sexos, el cura y el alcalde. La burra y Milmarcos prolongaron la despedida hasta Rebollosa, y de aquí siguió el chico á Jadraque, donde se metió en un galerón que dos veces por semana hacía el servicio de viajeros de Sigüenza á Guadalajara. Pudo luego fácilmente continuar á Madrid en el coche correo. Cerca ya del término de su viaje, los atrevidos pensamientos que á tal aventura le habían lanzado iban descendiendo del ensueño á la realidad, y buscaban la forma y modo de encarnarse en hechos.

Desde que tomó la temeraria resolución de abandonar al cura Baranda, hubo de pensar Iberito que en Madrid necesitaba una persona que le guiara en sus primeros pasos por la tumultuosa villa, y que le diese luz y norte para llegar hasta Prim. Lo demás se le presentaba llano y hacedero: tal era la fuerza del ensueño en su disparada imaginación, que contaba con la benevolencia del General en cuanto éste le oyera expresar un deseo tan conforme con su propio genio aventurero y heróico. Las amistades de Iberito en Madrid eran de chicos de familias relacionadas con la suya, pretendientes ó estudiantes, y entre éstos eligió al que más afecto le inspiraba, Juanito Maltrana, hijo de Juan Antonio y de Valvanera, nieto del gran don Beltrán de Urdaneta y sobrino del Marqués de Saviñán. Seis años más que Santiago tenía el chico de Maltrana; pero eran buenos camaradas, y juntos haPRIM = 31

bían alborotado locamente en las calles de La Guardia y en la casa de tía Demetria, con los hijos menores de ambas familias. Pensando en tomarle por mentor y guía primero de Madrid, llevaba en un papel sus señas; y he aquí que, apenas pisó la calle de Alcalá el aventurero Iberito, tomó lenguas de los transeuntes para dirigirse al 17 de la calle de Jacometrezo, de la cual sabía que era de las más céntricas, angulosas y hormigueantes de aquel Madrid tan lleno de misterios. La suerte le favoreció aquel día, mejor dicho, noche, pues llamar en el piso segundo, abrir la puerta una moza guapa, preguntar por Juanito, dirigirse tras de la moza á un gabinete próximo, y encararse uno con otro y abrazarse cariñosamente Iberito y su amigo, fué obra de minuto y medio.

Las primeras preguntas del cortesano al forastero fueron las generales de la ley estudiantil: "¿Cómo has venido tan tarde? ¿Vienes á estudiar Leyes? Ya está cerrada la matrícula. ¿Vienes á prepararte para Estado Mayor ó Caminos? ¿Traes dinero?, Iberito, que era la misma sinceridad y no gustaba de colocarse en posiciones falsas, respondió como un examinando que sabe de memoria la lección: "No vengo á estudiar leyes, ni nada. Traigo muy poco dinero... Me he escapado de mi casa.

—¡Bien, chico!...¡viva la Pepa!—dijo Maltranita con jovial admiración.—Eres el último romántico... porque ya no hay román-

ticos. Los que quedan vienen de provincias, como tú, escapados y sin guita... Pero se me olvidaba lo más importante. No habrás comido... Tendrás gazuza. Un poco tarde llegas. Pero algo habrá quedado para tí., Apenas oída la breve respuesta del forastero, salió Maltranita á la puerta y llamó á la patrona con apremiantes voces: "¡Luisa, doña Luisa!, La cual no tardó en mostrar su agradable presencia. Era una mujer más que cuarentona, de tipo suave, de marchita belleza otoñal. "Aquí tiene usted un nuevo huésped—le dijo Maltrana.—Viene huído de su casa y con poco dinero... Pero no vacile usted en darle habitación y asistencia, que es de una gran familia. Yo respondo., Contrariada respondió María Luisa que había pasado la hora. Todos habían comido ya. Tendría que remediarse con lo que se pudiese preparar de prisa y corriendo. Mientras la señora cuidaba de disponer algo para el nuevo huésped, éste oyó de boca de su amigo las mejores referencias acerca de aquélla. "Es una persona decentísima, viuda, que ha venido á menos. Su padre, don José del Milagro, fué Gobernador de provincia en tiempo de Espartero. Su marido era un famoso bajo...

—¿Bajo de cuerpo?

—No, tonto...¡qué cerril vienes!... Era bajo de voz, italiano: cantaba óperas y funerales de primera clase... Esta casa es de las mejores de Madrid. No ha sido para tí poca suerte haber caído en ella. Por doce reales

Prim 33

estarás muy bien, y por catorce como un

principe.,

Mientras Ibero cenaba, Maltranita se mudó de camisa, cepilló muy bien su americana y pantalón, y alisó esmeradamente con un pañuelo de seda la felpa de su sombrero. Era muy cuidadoso de su persona, y gustaba de presentarse en el café ó en el teatro con facha parecida á la de un dandy. No había terminado sus arreglos, cuando volvió al gabinete el forastero. llena ya la tripa de la bazofia patronil. "Ya que has matado el hambre, y antes que nos vayamos al café -le dijo el cortesano, -vas á decirme á qué has venido á Madrid. No abandona casa v familia un muchacho como tú, sin que le mueva una idea, una pasión, algo que... Dímelo pronto., No se hizo de rogar Iberito, que á gala tenía manifestar lo que á su parecer le honraba y enaltecía sobremanera. Con firme acento y claridad que revelaban su convicción, declaró el por qué de su escapatoria, el por qué de su viaje... Oyó Maltrana como quien no da crédito á lo que oye; se hizo repetir la declaración, y asaltado de una de esas risas que destroncan, se tumbó en el sofá para reir á sus anchas.

## IV

No se desconcertó Iberito ante la hilaridad epiléptica del cortesano, pues contaba con que no podía ser de todos comprendido. "Cada uno tiene sus fines, Juan—le dijo.—Si lo mismo pensáramos todos, el mundo sería poco divertido. ¿Crees que estoy loco?

-O tonto de remate, Santiago—replicó el otro, apretándose la cintura para contener la risa,—y no acabo de comprender de qué nido te caes, ni de dónde has sacado esa idea. En primer lugar, el general Prim se ha marchado ya... Mira; aquí tienes Las Novedades de hoy que lo dice bien claro: "Ayer salió para Cádiz..., Pero aunque no hubiera salido y estuviera en Madrid... ¿Crees que si á él pudieras presentarte con esa encomienda, habría de hacerte caso? ¡Llevarte consigo! ¿Pero cómo y en calidad de qué? ¿Irías de soldado, de machacante, de limpiabotas, de acemilero?

—De ranchero iré si me lleva.

—Pero aún hay en tu cabeza una tontería mayor. ¿De dónde has sacado que el general Prim lleva tropas á Méjico para conquistar aquella República y traerla al dominio de España? Eso es estar en Belén, y no conocer el mundo, ni la política, ni nada... Pero

se nos hace tarde; vamos al café, y andando te explicaré á qué va Prim á Méjico... Te advierto que en el café no saques á cuento tu caballería andante. No me gustará que los amigos se rían de tí. Aunque no sea verdad, dí que has venido á estudiar Leyes... Salieron. Por la calle, Maltrana informó á su amigo de lo que éste ignoraba. Venía enteramente cerril, con ideas del tiempo de la Nanita y proyectos aprendidos en algún pliego de aleluyas. "Para que te vayas en-terando y caigas de tu burro, el burro de la ignorancia, te diré que tres naciones, Inglaterra, Francia y España, han celebrado un tratado de intervención en Méjico, no para conquistarlo, sino para pedir reparación de ciertos agravios á nacionales de los tres países, y reclamar el pago de no sé qué deudas. Te daré un periódico en que lo veas bien explicado. Aquel país está en la anarquía... Parece que dos Presidentes se disputan el mando... Las naciones quieren que los mejicanos tengan juicio, que den descargos y satisfacciones por los europeos ofendidos ó asesinados, que paguen lo que deben, etcétera. En fin, que todo es prosa... Estamos en un siglo enteramente práctico, fíjate bien en esto, Santiago... Y en cuanto á Prim, tu ídolo, te diré que yo tengo de él una idea muy mediana... Ya estamos en la Puerta del Sol. ¿Ves qué magnificencia? Los edificios de la curva ya están terminados. Faltan las dos cabeceras, que quedarán concluídas dentro de un año... ¿No se te ensanchan las ideas? ¿Y las telarañas que en tu cabeza traes, no se te deshacen viendo estas maravillas de la civilización? ¿No te asombras de lo bruto y atrasado que vienes? Y acordándote de la obscuridad de tu pueblo, ¿no te avergüenzas de traer acá ideas rancias y locas que allí debiste dejar entre las paredes ahumadas?... Ea, ya estamos en

nuestro café.,

Dos palabritas biográficas acerca del joven Maltrana. De sus padres Juan Antonio y Valvanera, de su abuelo materno el insigne don Beltrán de Urdaneta, se ha dicho anteriormente cuanto había que decir. Criado Juanito en Villarcayo, recriado en Cintruénigo y La Guardia, instruído en Vitoria, acabado de pulimentar en un buen colegio de Burdeos, desde que traspasó los veinte años tomaron sus ambiciones el rumbo de un sensato positivismo. Anticipándose al deseo de su padre, pidió ir á los Madriles, estudiar Leyes, ensayarse sin pretensiones en la literatura y en el periodismo, seguir, en fin, la carrera de hombre público, á que le llamaban su natural despejo y su fácil palabra. ¿De dónde salían estas vocaciones, esta novísima orientación de la juventud en la segunda mitad del siglo? El demonio lo sabe. Serían tal vez producto de la desvinculación, del parlamentarismo, de las cuquerías doctrinarias que informaron la Unión liberal, del estudio constante de la Economía política...

Ello es que Juan, á poco de respirar los

aires picantes de la Corte, hallábase aquí como el pez en el agua: en pocos días aprendió la cháchara fluida, graciosa y mordaz del madrileño de casta; se asimiló las diferentes formulillas para juzgar de política, de teatros, de arte; fué un lucidísimo alumno de la Universidad; logró, por la amistad de su padre con Salaverría, un destinejo en Hacienda, que, con la mesada y los regalillos de la mamá, le constituía un peculio espléndido para estudiante; vestía bien, sin soltar nunca la pomposa chistera; tenía relaciones; hablaba y entendía de política; se abría, en fin, un brillante camino con sus dotes ingénitas y la ciencia social que sin él notarlo se le iba metiendo por los poros. Tan joven, y ya tenía puesta la mira en dos puntos luminosos del porvenir: casamiento con una heredera rica, y posición política brillante. Y como tales bienes se le aparecían en término lejano, todos sus pensamientos polarizaban en aquella dirección; su voluntad rectilínea y sin el menor desvío hacia aquellos puntos como el imán al Norte constantemente señalaba.

Llegaron los dos amigos á las mesas que ocupaban de tiempo inmemorial dos trincas ó cuerdas de estudiantes de diferentes carreras. Eran la trinca riojana y otra mixta de burgaleses y vascongados. La facha de Iberito provocó sorpresa y sonrisas. Era un novato que se había traído el pelo de un gran número de dehesas. Su brusquedad en los saludos fué alegría de la reu-

nión. En ésta sólo encontró un muchacho conocido, Paco Cerio, hijo de un coronel carlista, convenido de Vergara, y natural de Salvatierra. Felizmente para Iberito, á poco de llegar á la reunión, quedó de figura silenciosa en el extremo de una mesa, pues los cafetómanos se enredaron en charlas, bromas y disputas, á las cuales era completamente extraño el aturdido forastero.

Lo primero que éste ovó fué la burla que hicieron todos del pobre Cerio, acribillándole desde una y otra mesa con pullas acerbas. Le motejaban por neo: así lo entendió Iberito, sin llegar á penetrar claramente el sentido de esta palabreja, nueva para él. Observó que Paco se defendía bravamente, respondiendo con salidas maliciosas á cuantas saetas le dirigían los guasones. De buena gana se habría puesto Iberito al lado de su amigo y casi paisano, batiéndose con él y disparando á los otros, no chistes envene. nados, sino una botella de las que cerca de su mano tenía. Pero no pasó del pensamiento; no conocía bien el terreno en que lo había metido Maltranita, ni acababa de desentrañar el significado de los vocablos neo y neísmo. Luego se enzarzaron en un guirigay político. Nunca hablaban menos de cuatro á un tiempo. Gritaban y reían como un coro de orates desmandados... Los más próximos al novato le preguntaron su opinión sobre la cosa pública, sin duda por mofa de su rusticidad, esperando oir graciosos disparates. Respondía el joven sacudién-

dose las moscas: él no entendía... él acababa de llegar de su pueblo. Maltrana le dió lección política en la forma más elemental. Ibero resultaba muy torpe para comprender cosas tan extrañas, y el amigo le instruía con paternal interés. "Vienes en un estado completamente agreste y pecuario—le decía riendo.—¿De veras no sabes lo que son los obstáculos tradicionales? ¿No tienes noticia de Olózaga, que es el autor de la frase?

—De Olózaga sí tengo noticia—dijo Iberito gozoso de entender algo de tales monsergas.—Ese señor es de Oyón, cuatro leguas de mi pueblo... y amigo de mi padre. En mi casa de Samaniego le he visto; pero maldito si le oí hablar de esos obstáculos...

—Pues esos obstáculos son... que en Palacio no quieren á los progresistas, y se ha determinado que no sean jamás poder... Ser poder quiere decir subir al gobierno,

mandar...,

Alargó la gaita hacia aquel extremo de la mesa un joven no bastante tierno para estudiante, sino más bien machucho, además largo de narices y socarrón de mirada, y en tonillo impertinente preguntó á Iberito: "¿Y qué nos dice usted de las disidencias? ¿En su pueblo de usted qué opinan de Ríos Rosas?, Respondió Ibero, sin turbarse, que le tenían descuidado las disidencias, y que en su pueblo nadie tenía noticias de Rosas ni de Ríos... "El pueblo de usted—dijo el narigudo con ínfulas de chistoso,—debe de ser Belén... ¿Y en Belén no tienen

noticia de otro disidente, que es paisano de usted, Alonso Martínez, el más joven de los políticos?... ¿No le conoce?... Señores, propongo que la frase usual estar en Babia, se trueque por estar en Burgos.

-Yo no soy burgalés, caballero... soy de

Samaniego.

—Ya... Samaniego es el país de las fábu-

las, donde hablan los animales.

—Así es... En mi tierra hablamos los animales. Pero como queremos instruirnos, venimos á donde ladran las personas.,

Esta réplica vivaz y agresiva dejó á todos suspensos, y desconcertado al narigudo, que era un tal Segismundo Fajardo. Mas no tardó en rehacerse soltando otra saeta, á la que Iberito contestó con despejo y acritud. Ya se iba caldeando el diálogo; pero antes que llegase á temperatura explosiva, tiró Juan del brazo á su amigo, y pretextando que tenían que avisar á la Adminis. tración de Diligencias para que llevaran á la calle de Jacometrezo el baúl de Iberito (no tenía más equipaje que lo puesto), dijeron vámonos, y con esto y un buenas noches abandonaron la sociedad cafetera. "Este Segismundo-dijo el cortesano al forastero,es un vago. Como tiene buenas aldabas, entre ellas su tío el Marqués de Beramendi, nunca está cesante; pero no va á la oficina más que á cobrar. Su padre, don Gregorio Fajardo, se ha hecho riquísimo con la usura, y ya se habla de que le van á dar un título... No es constante Segismundo en nues-

tras mesas; viene á ellas cuando no tiene mejor tertulia en que pasar el rato... El hombre quedó atontado con tu réplica. Para entre mí, yo me reía la mar, porque es un bravucón que se achica en cuanto le hablan

recio.,

La impresión que del café sacó Iberito en aquélla su rápida visión, fué que se asomaba á la puerta de una sociedad compleja, hirviente, de formas y caracteres descono-cidos para él. Más risa que miedo causábale al primer vistazo la extraña sociedad, y no sentía su ánimo muy movido de curiosidad para conocerla mejor. Pensaba que detrás de aquel mundo había otro, más conforme con el suyo, con el que él llevaba dentro de sí, construído por sus propias ideas y por las sensaciones de su bulliciosa infancia. Justo es decir que Maltranita, aunque sus miras sociales le petrificaban en el egoísmo, fué generoso con Ibero, le garantizó el hospedaje y le dió alguna ropa para que se vistiese con decencia, hasta que proveyeran los padres. Y ved al hombre en Madrid, brujuleando en las calles, gozando de esa forma de soledad que consiste en andar entre el gentío sin conocer á nadie, observando cosas y personas, y tomando el tiento por de fuera al populoso mundo en que había caído.

## V

Pronto aprendió, con ó sin ayuda del amigo, á conocer las calles, y á meterse y sacarse por todas ellas buscando sorpresas y perdiéndose entre la muchedumbre. Gustaba de ir por las mañanas al relevo de la guardia en Palacio, y se extasiaba viendo aquel maniobrar ordenado de las tres armas, que en sus movimientos eran como el índice ó catálogo de las energías militares. Las demás horas del día las empleaba en recorrer éstos ó los otros barrios: ya se espaciaba por Buenavista, ya por la Inclusa y Latina. La calle de Toledo, así como el Rastro y Embajadores, le entretenían singularmente, y no se cansaba de contemplar el ir y venir afanoso de la gente humilde, la muchedumbre de mujeres fecundas, los chiquillos de diferentes edades que de aquella fecundidad eran muestra y testimonio, los hombres peor comidos que bebidos, y que en diferentes industrias y oficios luchaban por el pan. Era el pueblo, que con su miseria, sus disputas, sus dichos picantes, hacía la historia que no se escribe, como no sea por los poetas, pintores y saineteros.

Divagando siempre, vió más de una vez á la Familia Real de paseo. Doña Isabel,

que por aquellos días volvió de su viaje triunfal á Santander, se mostraba en el camino de Palacio al Retiro, en coche abierto, precedida de batidores y caballerizo, y seguida de una escolta de húsares ó lanceros. A su izquierda llevaba Isabel al Rey don Francisco: ella con inclinación de cabeza, él con un sombrerazo, contestaban al frío saludo de la gente que discurría por las aceras. Observó Iberito que las Majestades no levantaban á su paso más que un tenue vientecillo de cortesía respetuosa. Detrás de la Reina, en coche con tiro de mulas, solían ir la Infantita Isabel, de diez años, y el Príncipe de Asturias, Alfonsito, de cuatro, asistidos de sus ayas y servidumbre. Algunos días iban por delante; todos se metían en lo reservado del Retiro, donde no entraban más que los personajes de la Corte. ¿Qué hacían allí? Sin duda jugarían los niños, y los padres pasearían á pie, con grave paso y soberano hastío.

Y algunos ratos de la mañana perdía ó empleaba Iberito metiéndose en la Universidad, y observando el entrar y salir de muchachos cargados de libros y apuntes. Le interesaba el espectáculo de aquellos claustros bulliciosos, sin que por ello le picaran ganas de estudio; al contrario, su repugnancia de las carreras y de los títulos académicos era más grande en el interior de la Universidad que en la libre calle bullanguera. ¡Leyes! ¿Y todos aquellos guapos y agudos chicos andaban allí para llenarse el

cacumen de conocimientos jurídicos ó curialescos? ¿Tantas leyes hay, que necesitamos un desmesurado edificio y un ejército de maestros para enseñarlas? ¿Y dónde, dónde, moño, se estudiaba el arte de aplicar la justicia y de gobernar al pueblo?... Cansado de vagar por la Universidad buscaba una iglesia, después otra, y con breve inspección recorría seis ó siete en la mañana. Quería ver de cerca qué trazas tenían en la Corte los lugares de rezo y devociones. Vió cavidades obscuras, feas, despojadas de todo arte, como si las limpiara de belleza la escoba de la vulgaridad; vió feligresía de mujeres, más viejas que jóvenes, con predominio de la fealdad; vió curas y capellanes solícitos como abejas en su industria sacerdotal, y atentos á la obligación de criar las almas para el Cielo.

Fuera de la iglesia, le sorprendían aquí y allí formas y aspectos interesantes de la sociedad española; pero en ninguna parte vió ni oyó cosa alguna que tuviera con su ídolo relación; nadie le habló de Prim. La imagen de éste, fuera de una estampa que vió en el Rastro, parecía sustraída sistemáticamente á la admiración humana. Creyérase que al héroe de los Castillejos se lo había tragado la tierra, quizás el mar, y que éste no quería ser conductor de nuevas epopeyas de España á las Indias. Iberito veía desvanecerse su ideal y caer desmoronado el castillo de

su caballeresca ambición.

Por fin, en su casa de huéspedes, cuando

menos lo esperaba, encontró dos jóvenes á quienes pronto miró como amigos, sólo por ser ambos muy devotos de Prim. Era el uno Rufino Cavallieri, hijo de la patrona doña María Luisa, chico tan rebelde al estudio, que no pudo su madre meterle en ninguna carrera, ni aun en las más fáciles. Por fin, se le dedicó á un oficio, y trabajaba en un taller de dorado. El otro era un huésped llamado Rodrigo Ansúrez, violinista muy notable. Pensionado por el Marqués de Beramendi, protector de las artes, había hecho sus estudios en Bélgica, y por países extranjeros andaba casi siempre dando conciertos y perfeccionándose en la armonía y contrapunto. Cuando á Madrid venía por temporadas cortas, moraba en casa de doña Luisa, que, como viuda de un bajo profundo, pretendía dar á su establecimiento un carácter, si no de templo, de hospedería musical. En efecto: allí vivían un barítono y dos partiquinos del Teatro de Oriente.

Rufino Cavallieri tenía por principal en su taller á un catalán, del propio Reus, loco entusiasta de su paisano, de quien se decía pariente. Toda la vida del General, desde que apareció en la guerra civil como pesetero humilde hasta la gloriosa jornada de Castillejos, la tenía en la memoria, sin que se le olvidase ninguno de los hechos de armas con que don Juan ilustró su nombre desde 1834 á 1860. El buen dorador, mientras estofaba marcos, peanas y cornucopias, repetía, para recreo de sus oficiales y de al-

gunos amigos, los trozos que más á pelo venían en las incidencias de la conversación. Todo ello se le fué pegando en las orejas y en el magín al joven Cavallieri, que pronto igualó á su maestro en el dorado y en adorar el nombre y los hechos de Prim. Verdad que al contárselos á Ibero trabucaba lugares y fechas; pero esto no importaba. De verdades aderezadas con mentiras se apacientan las almas.

De muy diferente índole era el entusiasmo primista del músico. Hombre de menos palabras no se había conocido jamás. Todo se lo hablaba con el violín. Así, cuando Ibero mentaba á su ídolo, no decía más que "joh, Prim, grande hombre!,... y agarrando en seguida su instrumento, sacaba de las vibrantes cuerdas una declamación patética, en la cual, con graciosas modulaciones, se iban eslabonando las ideas en infinita serie, sin encontrar la fórmula final. Era Rodrigo Ansúrez un improvisador fecundo, que sólo con abandonarse á la habitual acción de ambas manos con el arco y las cuerdas, lanzaba al exterior los sucesivos estados de su espíritu. Ibero, que no conocía una nota, hallábase dotado de la percepción artística en su máxima intensidad. El ritmo, el concepto melódico y la armonía, le subyugaban; absolutamente ignorante de la técnica, se apropiaba como nadie el íntimo sentido musical, cuanto más vago, más adaptable á los distintos estados espirituales del ovente... "¡Oh, Prim, grande hombre!,

¡Si el músico era lacónico en la palabra, cuán elocuente en el violín! Toda su alma ponía Ibero en el oído. Alma y oído en perfecto consorcio saboreaban el Romancero de Prim, reducido á notas y ritmos. Claramente cantaba el violín las hazañas del héroe, su ardimiento, y reproducía su tonante voz en los combates. Una tarde, hallándose los dos amigos por tercera vez embelesados en la dulce tocata, el alma de Iberito se regalaba con nuevos desarrollos de la personalidad legendaria del héroe. Prim no era sólo el campeón intrépido contra moros; era también el expugnador de la tiranía; el conductor de pueblos, que los llevaba por sendero pedregoso y venciendo mil obstáculos á regiones de paz duradera. Todo esto cantaban las estiradas tripas, vibrantes de apasionada elocuencia, y aquel día dió el artista con el final sintético que en otras improvisaciones no pudo encontrar. Gradaciones rítmicas, modulaciones felices le llevaron insensiblemente á un pasaje de marcada inflexión trágica, ó que trágicamente se proyectaba en el alma de Ibero, y luego á una tristísima salmodia fúnebre. O el Stradivarius no decía nada, ó decía que el héroe sucumbía violentamente víctima de la envidia y la ingratitud; final muy lógico, casi rutinario en el poema de las grandezas humanas. Poníase Ibero á punto de llorar con la melopea trágica y fúnebre, y á su amigo decía: "Acabe usted, por Dios, que el sentimiento de ese pasaje me destroza el alma., El músico no añadía una palabra sola á los épicos sones de su instrumento. Suspiraba como el intérprete que nunca se siente bastante hábil, y aspira con anhelo ardiente al absoluto dominio del lenguaje musical. Ibero le decía: "Vaya, vaya; eso es tocar la Historia..."

Y á su amigo Maltrana, que por aquellos días le incitaba al estudio y le ofrecía libros para que se fuese preparando á cualquier carrera, mientras disponían los padres si le dejaban ó no en Madrid, le decía: "Déjame en paz; no quiero libros ni carreras... A ninguna siento inclinación. Quiero quedarme libre: salvaje he sido hasta hoy, y salvaje he de ser siempre. Mis libros serán la acción. No siento ningún deseo de conocer, sino de hacer., Si no lo dijo en esta forma,

en otra parecida y más ruda fué.

Aguardando la resolución de los padres de Iberito, Maltrana le abandonó como cosa perdida. No le veía más que á las horas de comer, y esto no siempre; hablaban poco. Algunas noches le redujo á ir al café de marras; otras, Santiago iba solo al de una trinca de aragoneses, donde le presentó un conocido suyo teniente, llamado Estercuel, á quien se encontró en la calle. Este le puso en relación con diversos puntos, entre ellos un don Víctor Ibrahim, capellán de tropa, el cual con desordenado estilo y acento ceceso defendió el catolicismo democrático, la devoción á la Virgen, el himno de Riego y la Constitución del año 12. Apenas le en-

traban á Iberito por una oreja las declamaciones del clérigo andaluz, ya le salían por la otra. No así lo que dijo Estercuel, que hablaba con sentido y daba á entender va-

gamente sus opiniones avanzadas.

Una tarde, el cura y el teniente invitaron á Ibero á que de paseo les acompañase á Leganés, donde ambos tenían su residencia militar, y el aburrido joven aceptó gozoso, por espaciar su ánimo y alargar la cuerda que á Madrid le sujetaba. Allá se fueron los tres, y allá merendaron. Al volverse á Madrid solo, ávido de movimiento, se metió por las lindes del campo; recorrió largo trecho en soledad placentera, y cuando entraba en el camino real por el Alto Carabanchel encontró un grupo de militares, del cual se destacó un joven corriendo hacia Iberito con los brazos abiertos. Era Silvestre Quirós, sargento de Infantería. riojano alavés, natural de El Ciego. Su madre había sido cocinera por luengos años en la casa de Ibero, y en ella permaneció hasta su muerte, en jubilación decorosa. ¡Con qué alegría se vieron, y con qué emoción celebraron encontrarse juntos tan lejos de su patria! Silvestre tenía diez años más que Santiago. Hablábale más como amigo que como criado, ó con la familiaridad respetuosa de los servidores que llevaron á sus amitos en brazos, á cuestas y á la pela, y les enseñaron á dar los primeros pasos. Allí fué el preguntar Silvestre por toda la familia y hasta por los animales de la casa, caballos, mulas, perros y gatos. De todo le informó Ibero, y como no tuvo más remedio que referirle su escapada y viaje libre á Madrid, hízolo con sinceridad y algún atenuante discreto para que Silvestre no le riñera. Frunció el ceño el militar; pero Santiago expuso razones de un orden espiritual que hasta cierto punto justificaban sus actos. ¡Y qué rara coincidencia resultó de estas explicaciones! También Quirós había sufrido el delirio de Prim y de América; también fué su sueño dorado ir en la expedición, y la imposibilidad de conseguirlo le había dejado con una murria de mil demonios... En fin, como la noche se venía encima y Silvestre tenía que seguir á Leganés sin demora, despidiéronse con la resolución de verse al día siguiente en el mismo sitio para charlar largo y tendido.

Ya con aquel encuentro tenía Iberito la compañía más de su gusto, porque Silvestre, su amigo de más confianza, le comprendía mejor que nadie, le hablaba de empresas militares más soñadas que verdaderas, y coincidía con él en pensamientos audaces, jamás á su parecer ideados de otro alguno. A la cita de los Carabancheles acudió presuroso, encontrando á Silvestre al pie de un gran árbol hablando con dos paisanos, que al ver á Iberito quedaron mudos, como si lo que allí se trataba no debiera oirlo ningún cristiano. Apartóse el joven discretamente; los desconocidos secretearon con Quirós algunas palabras ó cláusulas breves al modo

de consigna, y camino abajo se fueron, despidiéndose con esta concisa frase tres veces pronunciada: "Allá, mañana., Allá parecía ser Madrid.

Dijo Silvestre á su señorito y amigo que al día siguiente podrían verse en Madrid. Indicó como punto de cita la iglesia de San Sebastián, y como hora, las seis de la tarde. Sospechó Ibero que su amigo andaba en algún misterioso enredo político militar; pero esta idea no le retrajo de la amistad del sargento, antes bien le empujó más hacia él, por querencia del misterio romántico. Juntáronse dos días más en los Carabancheles, y aunque Ibero trató de explorar á su amigo, éste no quiso clarearse. Por fin, una tarde entraron los dos á refrescar en un tabernucho situado en las primeras casas de Leganés. Arrimáronse á una mesa. donde estaba bebiendo cerveza uno de los dos individuos que Iberito había visto días antes en reservada conversación con su amigo; pidieron de beber, y mientras discutían con el otro si había de ser cerveza ó vino. entró de súbito un sargento seguido de cuatro números de la guardia de prevención. Sin darles tiempo ni á las primeras exclamaciones de sorpresa, el sargento dijo: "Sargento Quirós, de orden del coronel. venga usted preso... y también estos dos pájaros..., Lívidos Silvestre y el desconocido, sereno y altivo Iberito, los tres mudos. siguieron al que les privaba de libertad.

En aquel punto acabaron los datos y co-

nocimientos que la Historia pudo reunir en su primer legajo para la vida y hechos del audaz Iberito. La persona de éste se pierde desde aquel suceso, como el hilo de agua que corriendo se desliza sobre un suelo de arena. Lenta evolución de la vida y del tiempo fué menester para que resurgiera de nuevo en la superficie, como verán los que sigan leyendo.

## ${ m VI}$ .

Sábese, y si no se sabe se supone, que don Tadeo Baranda, al notar la ausencia de Santiaguito, despachó un propio en su seguimiento, y pensando que el fugitivo no habría ido muy lejos, se abstuvo de notificar el caso á los padres, pues á nada conducía darles tal disgusto si, como era presumible, el muchacho parecía pronto. Equivocóse de medio á medio el buen cura, y su principal error fué mandar al criado, no en la dirección de San Millán de la Cogulla, sino en la de Santo Domingo de la Calzada, itinerario que seguían casi siempre en sus cacerías. El perseguidor debía prolongar su ojeo hasta Belorado, donde vivían dos chicas muy guapas, las de Corporales, que en Nájera pasaban el verano, y que por todas las trazas eran muy del gusto de Santiaguito. Vol-

vió desconsolado el propio á los dos días, y antes de que diera parte al amo de la inutilidad de su exploración, don Tadeo, rabioso contra sí mismo, le dijo: "¡Pero, hombre, si estaba yo en la hora boba cuando te mandé á Belorado!... ¡No acordarme de que las niñas de Corporales están ahora en Herramélluri! Vete allá, cógeme de una oreja á ese pillo y tráelo amarrado si fuese menester., Nuevo fracaso del propio, y mayor tribulación de don Tadeo, que, sin perjuicio de seguir explorando hacia Cameros y Soria, dió parte á los primos de Samaniego cinco días después de haber tomado soleta el niño tonti-loco.

La consternación de Santiago Ibero fué grande. Hallábase su esposa en La Guardia, pasando unos días con su hermana Demetria, que volvía de Royan y Burdeos, vendimiados ya los ricos viñedos que Calpena poseía en la Gironda. Las dos hermanas gozaban de verse juntas después de larga ausencia. No quiso, pues, Ibero informar á Gracia de la barrabasada de Santiaguito. ¿A qué aguar su felicidad con esta noticia, si el chico había de parecer pronto? A este fin, escribió á varios amigos suyos, uno de Zaragoza, otro de Madrid, para que buscasen al prófugo. Punzante corazonada le decía que á Madrid había ido Santiago, movido de su alocada imaginación. El amigo que en la Corte recibió el encargo de Ibero y poderes para buscar al fugitivo y apresarle con todo el rigor de un segundo padre, era el teniente coronel don Jesús Clavería, compañero inseparable de Ibero en las fatigas de la guerra, su fraternal amigo en la paz. Desgraciado en su matrimonio, Clavería obtuvo pocas ventajas en su carrera, por no disimular sus inclinaciones harto vivas al Progreso y la Democracia. Era un temperamento generoso, sincero, rectilíneo; miraba más á sus ideales patrióticos que á su personal provecho. Desde el 56 cayó en desgracia, viéndose obligado á pedir el cuartel. O'Donnell le tenía por sospechoso, y le molestó durante algún tiempo con vigilancias humillantes. A pesar de esto y favorecido por su conducta correctísima, vivía en Madrid bien quisto de todo el mundo; sus relaciones con personas de éste y el otro partido eran muy cordiales; frecuentaba el Casino por no tener afectos en su vivienda solitaria, y era un ocioso simpático, uno de estos madrileños castizos que adornan todos los paseos y ocupan lugar preferente en el movible museo de caras conocidas.

La primera diligencia de Clavería al recibir el encargo, fué echar un pregón en el Casino; luego lo echó en el café de la Iberia. Nadie daba razón del tal Iberito. Los círculos y peñas del Suizo tampoco respondieron. Un encuentro casual con Maltranita hizo al fin la luz. El prófugo había llegado á Madrid, instalándose en la casa de huéspedes de la Milagro; pero á los quince días de estar en ella desapareció por escotillón como había venido. "Salió una tarde dicien-

do hasta la noche, y todavía le estamos esperando.,, Así lo contaba Maltrana ya muy avanzado Diciembre. De este dato precioso partieron las gestiones emprendidas con febril ardor por Clavería, ayudado del joven estudiante. La primera indicación para una pista segura la dió Segismundo Fajardo, el ubicuo parroquiano de todos los cafés de Madrid, y por consejo de él, fué interrogado don Víctor Ibrahim. Hombre muy tardo en sus respuestas, por el afán de rodearlas de misterio y de farandulería, el castrense recomendó que se buscase el testimonio del teniente Estercuel. Pero Estercuel había sido trasladado á Zamora días antes. Por fin, siguiendo el rastro al través de la oficialidad de Cazadores de Figueras, acuartelados en Leganés, se llegó al punto importante de la prisión del sargento Quirós y dos paisanos, uno de los cuales era un jovencillo imberbe. Amigo de Clavería era el teniente coronel de Figueras. A él se fueron los investigadores sin obtener la claridad que perseguían. He aquí las manifestaciones del jefe del batallón. O el jovenzuelo detenido con el sargento había falseado su nombre, ó no era el que buscaban con el nombre de Santiago. De su paradero nada sabía el teniente coronel, pues los dos paisa. nos entregados á la autoridad gubernativa salieron en cuerda de presos... ¿Para dónde? ¿Para Melilla, para el castillo de Gibralfaro en Málaga, para Cartagena?

Ante estas vagas referencias, pateó y echó

fieras maldiciones Clavería, gritando: "¿Pero así se encarcela á infelices ciudadanos, y se les conduce al destierro sin formalidad alguna ni decir siquiera á dónde los llevan? ¿En qué país vivimos? ¿Es esto España, ó una colonia fundada por el Congo en tierras europeas?, Y el de Figueras, lastimado también y algo confuso, le contestaba: "Amigo mío, no hemos hecho los militares la Ley de Vagos. Es cosa del Gobierno, á quien los dedos se le antojan conspiradores. Hablen ustedes con el Gobernador civil, con el Ministro de la Gobernación, con el Ministro de Gracia y Justicia, con el Director de Penales, con el Presidente de la Junta de Cárceles, con el Inspector de la Guardia civil, con el Juez de la Inclusa... (siguió enumerando en broma), con el Comisario general de Cruzada, con la Secretaría de la Interpretación de Lenguas, con el Nuncio Apostólico, con doña Polonia Sanz, con el padre Claret, con el moro Muza....

No exageraba el teniente coronel: la peregrinación que emprendieron los buscadores de Iberito, abrazó innumerables compartimientos de la superficie burocrática del Estado, toda llena de aposentos claros y obscuros, de cavernas, zahurdas y pasadizos. Dos semanas de labor infatigable no dieron resultado alguno. Nadie sabía nada. En toda estancia de aquella Babel culpaban á la estancia vecina, y en ninguna faltó un hombre indolente que alzara los hombros significando su desprecio de la vida y de la

libertad de los ciudadanos. Aburrido y desalentado, Clavería dió á Santiago Ibero cuenta de su indagatoria, tan prolija como ineficaz. Gran consternación en Samaniego y La Guardia. Enterada Gracia de la pérdida de su primogénito, sufrió terribles ataques nerviosos. Dejóla Ibero al cuidado de la sin par Demetria y del marido de ésta, y se fué

á Madrid en Enero del 62.

Juntos los dos amigos, repitieron las indagaciones, y, por fin, la Guardia civil señaló una pista con visos de segura. Según dijo Ibero, las diligencias del cura Baranda dieron por resultado el encuentro de un sargento inválido que iba semanalmente al mercado de Almazán con una carga de sal. Milmarcos, que así se llamaba, conoció á Santiaguito en el mesón de aquella villa, y le aposentó luego en su casa de Tor del Rábano. El móvil del descarriado muchacho no era otro que agregarse á las tropas que iban á Méjico al mando de Prim. Con esta idea coincidían las indicaciones de la Guardia civil, resultando de todo que bien podía suponerse, con probabilidades de certeza, que no fué Iberito el preso de Leganés... Al desaparecer de la casa de huéspedes debió de tomar el camino de Cádiz, y al fin, en esta plaza hallaría modo de introducirse en el vapor que últimamente transportó más tropas para la Habana. Pudo embarcarse el muchacho furtivamente y sin papeles, por el sistema escurridizo de los pasajeros apodados polizones...

Resuelto á no desmayar en la cacería de la verdad, partió Ibero á Cádiz... Doloroso es consignar que volvió á Madrid á fines de Febrero con la pena y desesperación de un nuevo fracaso. O Iberito había logrado colarse en el vapor de Enero, ó andaba escondido Dios sabía dónde, ó era ya difunto. No acertando á consolar al afligido padre, Clavería y otros amigos daban por cierto que el chico pisaba ya el suelo americano, realizando con osadía caballeresca su pensamiento. Lo más práctico sería, pues, escribir á las autoridades de la Habana, ó al mismo Prim á Méjico, para que buscaran al prófugo y bien custodiado lo mandasen á la Península... No alcanzando á estos dos personajes las relaciones de Clavería, solicitó éste los auspicios de un buen amigo, el Marqués de Beramendi, que se mostró en extremo bondadoso y servicial. "Mañana es correo-le dijo. - Yo escribiré á Serrano, presentándole el asunto como cosa mía, para que lo tome con interés. Con Prim no tengo confianza; pero Manolo Tarfe, que es uno de sus corresponsales en Madrid, y en todos los correos le da conocimiento de cuanto aquí pasa, le escribirá mañana mismo. Yo respondo de ello...

Uniendo lo cortés á lo diligente, invitó á un almuerzo íntimo, para el día inmediato, á Clavería, Ibero, Manolo Tarfe y algún otro amigo. De sobremesa se trataría del asunto que bien pudiéramos llamar *ibérico*, y se escribirían las cartas. Así fué. Reuniéronse

todos á la hora indicada. Ibero fué presentado á Tarfe, resultando que se conocían: ambos recordaron haber hecho juntos en diligencia la travesía de Las Landas, viniendo Ibero de Francia con su señora y dos niños pequeños... "Fué el 52, ¿no es eso?

—El 52, justo—replicó Santiago.—Recuerdo la fecha porque veníamos de París, donde no se hablaba de otra cosa que del ca-

samiento de Napoleón con Eugenia.

-Y de lo mismo hablamos nosotros en el

paso de Las Landas.,

Al sentarse á la mesa, dijo Beramendi que había escrito á Serrano recomendándole el asunto del niño perdido. Urgía que Tarfe hiciera con toda eficacia la misma recomendación al general Prim en la carta de aquel día. Así lo prometió, y esta incidencia llevó de lleno el pensamiento y la palabra de todos los presentes á la campaña de Méjico.

"Para mí – afirmó Tarfe, — ya no hay secreto en la expedición: ya sé que Inglaterra y España van engañadas, vendidas... Así se lo escribo hoy al General... El convenio de Londres, después de establecer el objeto de la intervención, dice: "Las altas partes contratantes declaran que no buscan ninguna adquisición de territorio, y que no ejercerán en los asuntos interiores de la Nación mejicana influencia alguna que menoscabe su derecho para escoger y constituir libremente su forma de gobierno., ¿No dice esto? Pues todo es una comedia. Francia va resueltamente á cambiar allí la República por

la Monarquía, y á colocar en el trono á un

Príncipe europeo.,

Asombro de Ibero, novato en estos cubileteos de la diplomacia; dubitación de Clavería, risa de Beramendi, dejando traslucir que el notición no era cosa nueva para él.

"Te ríes,-porque crees estar tan bien informado como yo. Por Guillermo Aransis, que llegó anteayer de Viena, sabes el nombre del candidato; pero ignoras cómo se ha fraguado este complot contra la República mejicana, y qué manos han tejido la fina trama. Yo he recogido excelentes testimonios, y hoy le mando al General un protocolo curiosísimo para que se divierta y rabie un poco... Ya verá en la que se ha metido.

-El candidato es el Archiduque Maximiliano-dijo Beramendi,-hermano del Emperador de Austria. Para mí no es ya rumor, sino hecho positivo. Maximiliano será Emperador de Méjico. ¿De dónde ha salido esta candidatura? Para mí no es difícil precisarlo... Ya sabes que en la gestación de las revoluciones, así como en la de las restauraciones, veo siempre manos femeninas. Es una manía, si quieres. Por algo la divinidad de la Historia es mujer: la musa Clío. Pues en París, hace ya algunos años, he visto de cerca la acción mujeril trabajando fieramente por la monarquía mejicana. ¿Conociste á la bella Errazu, á la Guibacoa, á la Uribarren, damas mejicanas, tan ricas como hermosas, y por añadidura furiosamente ultramontanas? Ya en los salones del Elíseo conspira-

ban contra la libertad de su país, y esas y otras, también fastuosas y bellas, han reanudado en Tullerías la intriga para cambiar en Méjico la forma de gobierno, condensando ya sus ideas en la persona de Maximiliano:

—No han sido señoras, Pepe, sino hombres de fuste; ha sido la clase aristocrática y rica de la República, expatriada voluntariamente á la muerte de Santana, el único que allí contuvo los desvaríos democráticos; ha sido el arzobispo Labastida, que no se resignaba á la desamortización eclesiástica, llevada á efecto por Comonfort; ha sido el alto clero, la Curia romana...

—Iniciadores fueron tal vez; pero sus planes habrían quedado reducidos á declamaciones de un coro sentimental, si las damas elegantes...; cuidado con ellas, que son de Caballería!... no se hubieran lanzado á la pelea. En estas campañas sólo la bandera es de los hombres; á las mujeres pertenece la

gloria del combate y del triunfo.

—No dudo que influya el bello sexo, Pepe; pero esto, según mis indagaciones, viene de más alto. Napoleón, por farolear en Europa y fascinar á los franceses, inventa las empresas militares más fantásticas. Un imperio en Méjico, ¡qué bonito! La bandera tricolor plantada en el árbol de la Noche triste, ¡qué teatral! Además, el hombre quiere hacer buenas migas con Austria... puesta la mira en el Rhin y en la Prusia Renana... El niño no tiene ambición que digamos... Luego, mi señora la Emperatriz Eu-

genia, ante quien me postro con toda la admiración y el respeto del mundo, gusta de improvisar tronos... ¡ella, que subió al de Francia con increíble suerte!... y ahora se solaza haciendo Emperador á un Príncipe austriaco, y Emperatriz á una Princesa belga... Es un bonito juego... Póngote de soberano en Méjico, aunque te ponga pren-

dido con alfileres...

-¿Lo ves, Minolo?... Y luego negarás que las faldas empollan los imperios... Para tu gobierno, te diré que la idea de llevar un Rey á Méjico es antigua. En mis mocedades de Roma conocí yo á un mejicano extravagante, Gutiérrez Estrada, que tenía por ídolo al Príncipe de Metternich, y procuraba imitarle hasta en el vestir. Usaba unas corbatonas formidables y unos cuellos altísimos. En casa de Antonelli le ví algunas noches, con su levita color café, muy ajustada, y una placa de brillantes en el pecho... A lo mejor se lo encontraba uno en el Pincio, lleno el faldón de periódicos ultramontanos, L'Univers, La Civiltá Catolica; leía febrilmente, y hablaba solo cuando no tenía con quién hablar. Yo le abordé algunas veces por pasar el rato, pues el hombre admitía conversación del primer paseante desconocido con quien topaba, y no hacía la menor reserva de sus pensamientos y sus planes. A vueltas andaba con una idea fija, que era cambiar la forma de gobierno en Méjico, con lo que ganarían mucho el orden y la religión. En Viena pasaba largos meses

dando matraca al Príncipe de Metternich, y por variar se iba después á Roma y la emprendía con Antonelli. Era un hombre afable v bastante instruído... ¡Pues, digo, si trabajó el hombre para plantar una corona sobre el escudo de su país! Muchos le tuvieron por loco. Luego ha venido la Historia á darle la razón, que esto está muy en la naturaleza de la Historia: dar la razón á los que no la tienen. Pero, lo repito: ni Gutiérrez Estrada, ni los ricos mejicanos que trabajaron después por la misma idea, Sánchez Navarro, Hidalgo, Arroyo, ni Almonte últimamente, habrían visto en Méjico monarquía del tamaño de una lenteja, si las señoras no sacan del pecho el Cristo, y de la liga la navaja...

—Oigame usted, Marqués—dijo á esta sazón Santiago Ibero,—y perdone que hable de mi pleito. Si tan grande es la influencia de las damas en los asuntos públicos, ¿por qué no ha de serlo en los privados? Pequeñísimo, insignificante asunto es éste de la desaparición de mi hijo, pues sólo á mí y á mi familia interesa. Y pues nada hemos conseguido de las autoridades ni de los altos ó medianos poderes, ¿sería locura que nos encomendáramos á una, ó tres, ó veinte señoras de esas ricas y guapas que según

usted todo lo pueden?

—Es una idea, es una idea—respondió Beramendi risueño y pensativo;—hay que pensar en ello... Yo pensaré...,

## VII

Corrían las horas, arrastradas suavemente por la conversación amena, y Tarfe anunció que concluiría su correspondencia en el despacho del Marqués. Aún le faltaba lo mejor para dar al general Prim un informe interesantísimo, y era que doña Isabel, al enterarse de que los franceses llevaban un Príncipe austriaco al trono de Méjico, puso el grito en todo el sistema planetario. Su Majestad habló así: "¿Cómo se entiende? ¿Un soberano á Méjico, y no es la Reina de Espa-ña quien lo elige? Ya verá Napoleón cuántas son cinco. ¡Como si no tuviera yo en mi familia príncipes para surtir á toda América! No daría yo poco, bien lo sabe Dios, por tener algún trono lejano donde colocar á Montpensier; á don Juan, mi primo, que acaba de reconocerme; á este otro primastro don Sebastián, y á los demás que me vayan reconociendo., ¿No crees que esto dijo doña Isabel, Pepe?

—Tan bien la imitas, que me parece que la estoy oyendo. Pero no te entretengas; acaba tu carta. Me figuro que lo que le escribes á Prim de la candidatura de Maximiliano ya está harto de saberlo. También sabrá, por las cartas de Muñiz, toda la menudencia po-

lítica de aquí, el cariño que le tienen los vicalvaristas, que esperan ver cómo se estrella en Méjico. Vete al despacho... y no te olvides de que has de poner en pliego aparte recomendación muy expresiva, para que se tome el trabajo de averiguar si entre las tropas, ó entre los paisanos que siguen al ejército, está el hijo de este señor. Toma la nota

con la filiación exacta.,

Retiróse Tarfe á escribir, y con Beramendi quedaron solos Ibero, Clavería y otro comensal, no mencionado antes, porque durante el almuerzo no desplegó los labios más que para pronunciar tímidamente algún monosílabo de urbanidad ó aquiescen. cia, y parecía estatua puesta á la mesa, con mecanismo para comer pausada y limpiamente. Erá más que viejo, un hombre de buena edad, desmedrado y encanecido prematuramente, flácido y chupadísimo el rostro, barba y bigote en parte rasos por alopecia, y lo demás rapado á filo de navaja: los ojos agobiados por párpados que se abatían como si fueran de plomo, el cuerpo todo ángulos, trémulas las manos y un poco gafos los dedos. Comía el misterioso sujeto callando, sin más señales de vida que el engullir con ceremonia, el modular alguna palabra insignificante, y el desparramar vagamente alguna mirada oblicua, á medio descorrer del párpado, sobre los otros comensales. En cuanto se fué Tarfe, levantóse, desdoblando lentamente su estatura, v dijo con voz ultraterrena: "Si el señor

Marqués no me necesita, me retiro con su venia., Despidióle Beramendi con afabilidad y estas palabras cariñosas: "Hoy no leeremos, amigo Confusio. Yo tengo que salir con estos señores cuando Manolo despache su correspondencia. Vete á trabajar, y vuelve mañana por aquí., Hizo á todos reverencia el extraño sujeto, y salió como una sombra.

"Ouien conoció á este hombre hace un año y ahora le vea-dijo Beramendi,-no comprenderá que así podamos saltar de la juventud alegre á la triste vejez. El que se llamó Santiuste, ahora lleva el nombre de Confusio, que él mismo se aplica olvidado de su verdadero apellido. Una enfermedad terrible de la que escapó mal curado, para caer luego en un tifus horroroso, deshizo su naturaleza física y mental. Y el que ahora ven ustedes es un guapo mozo comparado con el que me encontré hace meses, cuando salió del hospital, y se arrastraba por los declives de Gilimón como un pobre animal moribundo. Yo le había perdido de vista: ignoraba su paradero y sus enfermedades... Pues Señor, le recogí; le puse en una vivienda saludable, al cuidado de personas caritativas. Se le reconstituyó lo mejor que se pudo. Fué como cadáver que resucitamos trayéndolo un poco más acá de los linderos de la vida. A fuerza de cuidados recobró la acción muscular, el uso de la palabra con torpeza de pronunciación y penuria de voces; luego vino la escritura, que con el ejer-

cicio gradual llegó á ser lo que fué, á medida que se iba corrigiendo el temblor de la mano. La reparación del entendimiento fué más perezosa, y las facultades del hombre muerto reaparecieron en el resucitado como destello de la luz de otros días. Casi todas sus ideas habían volado; olvidó su nombre y los anteriores sucesos de su vida, que fueron complejos y muy interesantes, dramáticos los unos, otros graciosísimos.

— Fué muy enamorado — indicó Clavería. — Yo recuerdo haberle visto cuando cor-

tejaba á la Villaescusa...

-Otro más mujeriego no conocí: sus pasiones pertenecían al reino de la novela romántica. En Madrid no le faltaron conquistas; en Tetuán robó judías, moras en Tánger, y de regreso á España hizo estragos en las amas de cura, que, según él, son lo más tentador del mujerío contemporáneo. Pues aquellas aficiones y aptitudes han quedado muertas en él, y hoy vive y procede como si no hubiera mujeres en el mundo... De su sér anterior y del desplome de su entendimiento y de su memoria, no resta más que el sentimiento patrio, y una idea, una sola idea y propósito, escribir la Historia de España, no como es, sino como debiera ser, singular manía que demuestra el brote de un cerebro brutalmente paradógico y humorístico. Como entiendo que la ociosidad ha de perjudicarle, en vez de combatir esa manía, le estimulo para que trabaje en eso que él llama Historia lógico-natural de los españoles de ambos mundos en el sialo xix... El hombre lo ha tomado con ahínco, y cuanto más trabaja, más se afianza en la fortaleza de su sér nuevo, y más aguza las dotes paradógicas y lógico-naturales que le han salido ahora... Cada dos ó tres días despacha un capítulo, que me lee antes de ponerlo en limpio. En su estilo no se advierte ninguna extravagancia; en la narración de los hechos está lo verdaderamente anormal y graciosamente vesánico, porque Confusio no escribe la Historia, sino que la inventa, la compone con arreglo á lógica, dentro del principio de que los sucesos son como deben ser. Anteayer me leyó un capítulo que me hizo morir de risa. Describe los sucesos del año 23, las artes solapadas de Fernando VII para ahogar en España el espíritu liberal, la intervención de los Cien mil hijos de San Luis para restablecer el absolutismo, los acuerdos de las Cortes, la declaración de la locura del Rey. Al llegar aquí, el hombre se quita de cuentos, y... ¿qué creerán ustedes que proponen, discuten y votan al fin las Cortes? Pues procesar al Rey. Toda la tramitación del proceso es tratada por el historiador lógico natural magistralmente, con gran prolijidad de documentación sacada de su cabeza. Pásmense ahora: Fernando es condenado á muerte... v como no resulta decoreso ahorcarle, ni tenemos verdugos que sepan degollar, es fusilado con muchísimo respeto en Cádiz, en el baluarte próximo á la Aduana... ¿Se ríen ustedes?

Pues si leyeran la solemne escena de Fernando en la capilla, su conferencia patética con Argüelles, Martínez de la Rosa y Toreno, su invocación á los juicios futuros de la Historia, y luego la marcha al suplicio al son de tambores destemplados, y lo que el augusto condenado dijo al cura que le auxiliaba, admirarían al historiador, que, según dice, no tiene por musa á la vieja Clío, sino á la conciencia humana.

—; Demonio de hombre!...—dijo Ibero riendo.—Bueno: muere Fernando VII, por sentencia de las Cortes. ¿No querías Constitución? Pues toma tiros... ¿Y los Cien mil niños de San Luis, qué se hicieron?

—Esto no lo sé... pero ya se las compondrá mi *Confusio* para escabullirlos ó evapo-

rarlos por el sistema lógico-natural.

—¡Ajusticiado Narizotas!... Hombre, me gusta. Ese historiador loco es atrozmente simpático. Y yo pregunto: condenado el Rey, ¿dónde está Cromwell?

-Pues él verá de dónde lo saca y á quién da este papel, porque él inventa los hechos,

y si es preciso, las personas.,,

Y no se habló más de este asunto, porque volvió Tarfe del despacho con su correspondencia terminada y lista para el correo. De la expresiva recomendación á Prim quedaron Ibero y Clavería muy satisfechos, así como de la carta de Beramendi al Capitán General de Cuba. Al retirarse, iban los dos militares esperanzados y en extremo agradecidos. Debe decirse ahora que Manolo Tar-

fe y Pepe Fajardo, unidos en amistad estrecha, se hallaban, por aquellos días, á ceremoniosa distancia política de don Leopoldo, cabeza y pontífice de la Unión liberal. La culpa de esta frialdad no fué de la cabeza, sino del brazo, Posada Herrera, que desatendió las recomendaciones de los dos en asuntos locales, y privó á Tarfe, en las elecciones últimas, de aquel apoyo que hipócritamente

llamaban influencia moral.

Claro es que no se separaron ostensiblemente de la Familia feliz; pero sólo ponían un pie en ella; el otro lo tenían alzado sin saber aún dónde sentarlo. En el campo moderado no podía ser; en el progresista, tampoco. ¿A dónde irían, pues? Prim no era un partido; pero si una incógnita sugestiva, una bella esfinge, cuya postura majestuosa y mirar profundo anunciaban poder, fuerza, dominio. Desde que volvió de la guerra de Africa, adquirió ese respeto con que las clases intermedias de aquella sociedad miraban al futuro y probable caudillo militar. repartidor de mercedes, engarzador de voluntades, y clave de una situación política. Mezclando en sus largos coloquios la realidad tangible con las intangibles conjeturas, Tarfe y Beramendi construían la figura de Prim en los venideros espacios de la Historia, y después de engrandecerla á su gusto, se ponían á su lado, con perspicacia de hombres prevenidos.

"La Unión liberal no le traga—decía Tarfe con hondo convencimiento.—¿Pues

por qué le han mandado á Méjico? Por alejar un peligro: esto es bien claro. Lo que hace falta es que vuelva pronto. Cuando quiera será jefe del nuevo partido liberal, sinceramente liberal dentro de la Monarquía... á la inglesa. ¿No crees que será liberal á la inglesa? De su monarquismo no podemos dudar, después de lo que dijo á la Reina en el acto de cubrirse como Grande de España.

—No te fíes, Manolo—replicó Beramendi, hombre de vista muy larga y atrevido sondador del alma humana.—Yo veo en la ambición de Prim lejanías que tú no ves. Te diré además que no veo en mi protegido Confusio un perturbado de tantos como andan por el mundo; téngole por una inteligencia de fuerza irregular y ciega, que se lanza sin tino á la cacería de las verdades distantes. Yo me siento algo Confusio; mis corazonadas se confabulan con mis desvaríos para no ver en Prim un General político y jefe de bando como los que ya tenemos... Ojalá vuelva pronto. Yo, cuando le vea, le diré: "Hola, Cromwell, ¿ya estás aquí? Me alegro de verte..."

Creyó Tarfe notar en su amigo un ligero amago del achaque mental que en ocasiones le acometía, y discretamente llevó la con-

versación á otro asunto.

## VIII

Pasaron días, y el buen Ibero, ocioso en Madrid y atribulado por la inutilidad de sus pesquisas, se volvió á Samaniego, á donde le llamaban el cuidado de su familia atenciones de su hacienda y labranza. Clavería quedaba en la Corte á la mira del asunto, aguardando noticias de la Habana y Veracruz... Siguió visitando á Beramendi una ó dos veces por semana: el trato del Marqués, como el de Manolo Tarfe, le agradaba en extremo. Pero su trinca favorita, á más del Casino, era el café de la Iberia, donde diariamente se veía con Muñiz, Sagasta y Calvo Asensio, paisanos, con Moriones y Lagunero, militares. En aquella tertulia pudo hacerse cargo de que el verdadero confidente y corresponsal del general Prim era Muñiz, que le informaba de las menudencias políticas, por menudas importantes en esta sociedad más gobernada por la intriga que por las ideas.

De Méjico llegaban noticias favorables ó adversas, según venían por la vía francesa ó la vía inglesa. Hoy: los jefes de las tres Potencias aliadas operaban en perfecta armonía. Mañana: Sir Charles Wike, Prim y Jurien de la Gravière andaban á la greña. Co-

mo hecho cierto, se supo que los aliados habían celebrado convenio con las autoridades de Méjico para instalarse en lugares menos insalubres que Veracruz. Franceses y españoles acamparon en Orizaba y Tehuacan... En sucesivas conferencias, Inglaterra y España reconocieron explícitamente la autoridad presidencial de Juárez, tratando con él por mediación de los ministros mejicanos Echevarría y Doblado. Uno de éstos era tío de la Marquesa de los Castillejos. El General de las tropas francesas, Lorencez, secundado por Almonte, ministro de Méjico en París, que á la sazón desembarcó en Veracruz, se negó á todo trato con Juárez, y apuntó la idea de que al amparo de los aliados se convocase un Congreso nacional con carácter de constituyente. La intención de Francia no podía ser más clara ni más napoleónica. Asamblea de amigos y cacicones, reclutada más que elegida entre los pocos adictos á la idea monárquica; plebiscito á gusto de Francia; retablo mejicano movido por el Maese Pedro de las Tullerías.

Trinó el inglés y bufó Prim. El primero, emisario de un país constitucional, determinó retirarse con las naves inglesas; el segundo, representante de otro país formalmente constitucional, aunque con obstáculos, se retiró con sus tropas á Veracruz, no pensando más que en embarcarlas para volver á España; y como no tuviese buques especiales á mano, embarcó en los ingleses,

y á casa, es decir, á la Habana. ¡Cristo, la que se armó en Madrid cuando se supo la retirada de Prim, con la agravante de no consultar al Gobierno ni pedirle instrucciones! Los que fueron partidarios de la expedición, creyendo que íbamos á una gloriosa, campaña militar que diera mayor fuerza y mangoneo al Vicalvarismo, o Familia feliz, no se paraban en barras. Lo menos que pedían era Consejo de guerra por abuso de atribuciones, severo castigo del General... Pero éste, más avisado y perspicaz que todos sus contemporáneos, no hizo caso de la malquerencia y desvíos del Capitán General de Cuba, recogió á su esposa y familia, y partió para Nueva York, despachando previamente para España á sus ayudantes, coronel Conde de Cuba y teniente coronel Campos, con un protocolo dirigido á la Reina. En él le daba cuenta de los motivos de su retirada, acompañando antecedentes y papelorios para ilustrar la cuestión. En tanto Serrano, que como O'Donnell y los pájaros gordos unionistas temía rabietas de Napoleón, y aplacarlas creía castigando severamente á Prim por su retirada, despachó á don Cipriano del Mazo con otro cartapacio para el jefe del Gobierno, en el cual acumulaba fieros cargos contra el héroe de Africa.

La suerte de Prim dependía de que su mensaje llegase antes que el de Serrano. Bien hizo en recomendar á sus ayudantes que no perdieran tiempo, y que llegados á

España no pararan hasta Aranjuez, donde seguramente estaría la Reina, por ser la época de jornada en aquel Real Sitio. Su agudeza, su rápida visión de las cosas le sugirieron aquel arbitrio, fundándose en un hecho positivo, que amigos leales le habían comunicado desde Madrid. El ardiente españolismo de Isabel II se sublevaba y enfurecía viendo elegido para el trono de Méjico á un Príncipe austriaco, con desprecio de los españoles Príncipes. ¿Podía España tolerar tal vilipendio? No se concebían en América Majestades que no fueran de acá, de la raza y pueblo que descubrió, conquistó y civilizó, como Dios le daba á entender, aquellas doradas tierras. ¿No habían de ser españoles los soberanos de América? Pues quedárase ésta con sus repúblicas, que bien españolas eran por sus dictaduras y sus pronunciamientos. Esto pensaba Isabel, y Prim supo que así pensaba.

Ved ahora el gracioso paso de Aranjuez, que aunque parece inventado por el diablo de Confusio, es de incontestable realidad. Recibió el Duque de Tetuán á Cipriano del Mazo, que le llevaba el mamotreto enviado por Serrano, y al punto fué extendido un decreto desaprobando la conducta de Prim é imponiéndole una corrección proporcionada á la magnitud de su culpa. Al día siguiente, se celebraba Consejo en Aranjuez. Ya tenéis á los ministros encajonados en el tren-carreta, pues no merecía otro nombre la comunicación ferroviaria de aquel tiem—

po... Llegaron al Real Sitio y á Palacio, y en la antecámara hubieron de sufrir un plantón como para ellos solos, pues la Reina, que comunmente no descollaba por la puntualidad, tuvo aquel día la humorada de dar la coba á los que se llamaban sus consejeros responsables. Estaban de guardia aquel día el Grande de España Duque de Vistahermosa y la Marquesa de Belvis de la Jara. Otras dos damas, la Navalcarazo y la Villaverdeja, acompañadas de Manolo Tarfe y de Riva Guisando, permanecían á la expectativa en la Saleta, pues ya se sabía que O'Donnell llevaba en su cartera el tremebundo rapapolvo contra Prim. Así dábamos gusto al coco de Napoleón III, que se comía las naciones crudas... Pues Señor, después que hubo frito la sangre á los ministros con tan larga espera, apareció Isabel II sonriente, y sin dar tiempo á que O'Donnell le dirigiese la palabra, le dijo estas memorables: "¿Pero has visto qué cosa tan buena ha hecho Prim?... Ya estoy deseando verle para felicitarle..., Don Leo-poldo masculló una respuesta. Su rostro, que había ostentado una serenidad majestuosa en la jornada del 4 de Febrero ante los muros de Tetuán, se turbó y descompuso: en sus labios flúctuaba la sonrisa conejil, singular mueca de los hombres graves, cuando se ven obligados á tragarse á sí mismos.

Amplió la Reina sus conceptos con razones que anulaban toda opinión contraria;

los ministros asintieron entre tosecillas, y el toque final de la escena fué que el de Tetuán no se atrevió á desenvainar su decreto, y que al regresar á Madrid se redactó otro que decía: "S. M. la Reina se ha enterado con el más vivo interés de los despachos de Vuecencia, etc... y oído el parecer de su Consejo de Ministros, se ha dignado aprobar la conducta observada por Vuecen-

cia, etc., etc...,

La escena de la cámara fué referida puntualmente por el Duque de Vistahermosa á las damas y caballeros apostados en la Saleta, que no se rieron poco del gracioso torniquete con que doña Isabel volvió del revés los propósitos de su primer ministro. Prim había ganado la partida por la feliz llegada de sus edecanes dos días antes que el señor Mazo, mensajero de Serrano. El acto de la Reina, de puro gobierno personal, fué aquella vez una feliz enmienda de la ligereza del Gobierno. Este, que sólo era constitucional á ratos, fluctuando á merced de la Providencia ó del Acaso, si á veces erraba por su cuenta, acertaba siempre que sus decisiones coincidían con el regio capricho... Retiráronse los curiosos comentando el suceso de la cámara: Tarfe contentísimo, como partidario de Prim y su corresponsal de chismes políticos y sociales; otros y otras trinando en competencia con los ruiseñores de aquellas arboledas. Las damas entusiastas del Imperio francés, por moda política y dilettantismo fastuoso, ponían á Prim como

un trapo, y la Navalcarazo llegó á decir: "Está visto que no ha querido apoyar al de Austria, porque es él su propio candidato. El hombre ha dicho: ¿Un rey en Mé-

jico? Pues Prim o nadie.,

Almorzó Tarfe con Riva Guisando en el palacete de la amiga de éste, la Duquesa de Gamonal, y con ambos y con Bermúdez de Castro sostuvo terrible discusión, abogando por Prim. Salió de esta batalla bien comido, pero mareadísimo del largo disputar sin convencer á nadie, y por la tarde se fué á visitar á la Marquesa de Villares de Tajo, pues Pepe Beramendi le había dicho: "No dejes de ver á Eufrasia, y entérate bien de lo que piensa de estas cosas., La viuda de don Saturnino del Socobio, ya cuarentona y ganando en inteligencia y travesura todo lo que en belleza perdía, le recibió amablemente, y le propuso dar un paseo, visitando de paso á las monjitas de San Pascual, á lo que se prestó Tarfe, que á todo sabía plegar su flexible espíritu. No le desagradaba la visita al convento, porque en los tiempos que corrían, las relaciones monjiles eran de buen tono y aseguraban el favor de las personas más elevadas.

Fueron, pues, allá, y en el plácido locutorio charlaron cuanto les dió la gana con las benditas y elegantes reclusas. Satisfecho vió Tarfe que las esposas del Señor opinaban lo mismo que la Reina en el caso de Prim. Tenían conocimiento del mensaje traído á S. M. por los ayudantes, y decla-

raban que por obra de Dios habían éstos llegado dos días antes que el señor Mazo...; Vaya que querer encajarle á Méjico un rey austriaco! ¿Pues no teníamos aquí para esa plaza al Infante don Francisco, á la Infanta Luisa Fernanda con su Montpensier, que mejor estaría en América que en España, y á otros Príncipes descarriados y costosos? En fin, que Prim había hecho muy bien en decir "ahí queda eso.,, Con su retirada se acreditaba de buen español y de leal amigo de la Reina. Todo esto le supo á Tarfe á las puras mieles. Para mayor amenidad de la visita, charlaron las monjas de todo lo mundano, en mixtura graciosa con lo político.

De regreso á la casa de Eufrasia, se recluyeron en un saloncito decorado á la chinesca para charlar de cosas reservadas que nadie debía escuchar. Habló primero Tarfe, ampliando lo que ya dijo á su amiga cuando iban hacia el convento. Eufrasia, que, por la fácil rutina de politiquear en la intimidad, adquirido había un cierto retintín oratorio, dió esta entonada respuesta: "Claro es que Prim podría formar una situación con liberales ó progresistas templados. Harta de unionistas y moderados está ya la Reina. Con esto de habernos mandado á Méjico de comparsa de Napoleón, don Leopoldo y los vicalvaristas han tocado el violón á toda orquesta. ¡En buena nos habían metido! La Señora está contentísima de Prim, y no desea más que empujarle... El es adicto leal

á la Reina y á la Monarquía; tiene talento; ambición noble no le falta; parece aristócrata sin serlo; es un hombre cortado para reconciliar al pueblo con la Corona... La Reina, bien lo sabe usted, ama al pueblo... su corazón tierno y generoso simpatiza con los humildes. A Pepe Beramendi lo he dicho mil veces, y á usted se lo digo ahora: la Reina es liberal de corazón... No se asombre ni se ría. Es liberal; se paga muy poco de las grandezas heráldicas... esto me consta: puedo asegurarlo... y vería con gusto que gobernaran á España hombres liberales, aun de estos nuevos que, como jóvenes, son algo alborotados... Pero... aquí viene el pero... La Libertad entra de lleno en el alma de la Reina, y avanza, posesionándose de sus afectos, hasta el momento en que dentro de dicha alma se encuentra con el confesor... En este encuentro se acabaron las amistades; la Libertad sale despavorida del alma de la Reina...

—Si es así, amiga mía, no siga usted... ¿De qué vale á la Libertad entrar en ese corazón, si allí se encuentra con un hués-

ped á quien no puede arrojar fuera?

—Intentar arrojarlo sería locura. El confesor, cualquiera que sea, hace allí su casa. ¿No sabe usted por qué hace su casa? Los que absuelven, los que prodigan la indulgencia recaban de la voluntad sometida concesiones proporcionadas á la magnitud del indulto. La Reina es creyente: ya lo sabe usted. Teme que por ser demasiado

dichosa en la tierra pierda el Cielo. La mejor parte del Cielo es para los que aquí sufren. Los poderosos, á poco que se descuiden, se quedan sin un rincón celestial en que guarecerse... Isabel es mujer de conciencia: cree en las penas eternas y en el eterno galardón. ¿Cómo alcanzar éste? Haciendo concesiones tan grandes como los perdones que recibe... Ya comprenderá usted por qué Isabel II no quiere reconocer el reino de Italia.

—Ya, ya lo veo... Lo que no entiendo, Eufrasia, es cómo ha pensado usted que nosotros, liberales... seamos poder; vamos... teniendo tal enemigo en el corazón regio.

-En política todo se hace y todo se puede con habilidad y trastienda, amigo mío. No se asuste. Déjeme que le explique... En el corazón de la Reina pueden entrar ustedes siempre que no pretendan echar de allí al confesor... y entrarán como por su casa si el propio confesor les lleva de la mano... ¿A qué ese asombro? ¿Qué quiere decirme con esa boca tan abierta que parece el buzón del Correo?... Lo que acabo de decirle no tiene nada de absurdo... Ni vaya usted á creer que el confesor se come á los liberales en salsa de Concordato... Si es usted amigo de Prim, aconséjele que escoja en el Progresismo un par de docenas de hombres sentados y de buen criterio. ¡Los hay, vaya si los hay! Cantero, Santa Cruz, Perales, Cirilo Alvarez, Gómez de la Serna, Roda, Madoz... Con Olózaga no cuenten, porque

ese... ya usted sabe... es de todo punto incompatible... Tampoco deben contar con don Manuel Cortina, no porque sea incompatible... todo lo contrario. Pero él ni á tiros quiere entrar en ninguna combinación de Gobierno... Pues sigo: una vez que haya juntado el amigo Prim un buen hatillo de progresistas serios y templados, tiene que pensar en construir su pirámide política sobre una base ancha, anchísima, Manolo... Pues... en el Ministerio que forme ha de entrar algún hombre significado en la retaguardia política, por ejemplo, don Pedro Egaña... ¿Qué? ¿se ríe usted... cree que estoy loca? ¿Pero, alma de Dios, no ha reparado que don Pedro Egaña y su periódico han sido los más entusiastas apologistas de Prim por su retirada de Méjico?

—No ha sido por amor al General, sino por el odio que los neos tienen á Napoleón.

—Sea por lo que fuese, Tarfe amigo, tenga usted por cierto que sería viable, como ahora dicen, un Ministerio de Progresismo tibio con tropezones de neísmo ilustrado. Me consta también que don Pedro Egaña no haría fu, y que se dejarían querer otros que han comido con Narváez, como Alejandro Castro, quizás Benavides... Ayer mismo, hablando con Carriquiri, hicimos un recuento de los moderados que están rabiando por deshacerse del Espadón... ¿Qué dice usted? ¿Se ha quedado lelo? La gramática política, que es parda como usted sabe, tiene por regla principal aprovechar las oca-

siones... Recoger á los descontentos es otra regla muy práctica. Si usted no lo entiende, Prim, que es listo, lo comprenderá... Con que, ¿he dicho algo?

-Más de lo que yo esperaba, y todo substancioso, como de quien conoce á fondo la realidad de las cosas y ve en la política un arte culinario, no para dar de comer á los pueblos, sino para matar el hambre de cuatro vividores... No creo, amiga mía, que esté el país para esos pistos ó bodrios indecentes. Cuando Prim sepa la comida que usted le prepara... creo que se le revolverá el estómago... Y hasta otra tarde, mi dulce amiga. Me voy: temo perder el tren...

Despidiéndole en la puerta, Eufrasia con fría serenidad sonriente le dijo: "El guiso que les ofrezco es el único. No hay otro, Manolito. Pruébenlo: no sabe mal. Todo es acostumbrarse... La cuestión es ir vivien-

do ....

## IX

Cuando Tarfe contó á Beramendi la entrevista con Eufrasia, no advirtió en el rostro de su amigo sorpresa ni disgusto, sino más bien una tranquila indiferencia de las cosas reales. "Hace un rato-dijo el Marqués,estaba yo embelesado con la Historia lógiconatural que escribe el gran Confusio para uso y enseñanza de los espíritus superiores, v vienes tú á darme un tirón para que descienda de las verdades sublimes á las verdades puercas, de lo estético á lo vulgar... Sabrás, carísimo Manolo, que con la muerte que mandaron dar nuestros constitucionales á Fernando VII, se produjo un estupor grande en toda la Nación; surgieron armados y feroces los dos partidos apostólico y liberal, y estalló una nueva guerra de la Independencia, porque unidos los franceses de Angulema á nuestros absolutistas, los constitucionales se adjudicaron el nombre de es. pañoles, y consideraron á los otros como extranjeros ó afrancesados. Cinco años duró esta guerra, que Confusio describe con brillante colorido y verdad, refiriendo las acciones campales, sitios de plazas, sorpresas de guerrillas y demás incidentes de tan heróica tragedia. Tuvimos en esta campaña el auxilio de Inglaterra, y al cabo de mil peripecias quedó triunfante la bandera de la Constitución, y deshecho el malvado absolutismo. Luego viene el reinado de Isabel...

—Pero tú y tu *Confusio* estáis locos. Muerto Fernando VII el 23, quedan descartados de la Historia el matrimonio con

Cristina y el nacimiento de Isabel.

—No, porque el historiador sapientísimo nos presenta á la actual Reina nacida de lsabel de Braganza. Desaparece, pues, la napolitana Cristina, y yo te juro, querido Manolo, que no hemos perdido nada con la evaporación de esta figura. La Princesita

Isabel, que sólo tenía meses á la muerte de su papá, es llevada á Portugal, donde la crían amorosamente sus tíos los Braganzas, y cuando tocan á restauración... el toque lo dió el partido más sensato entre los constitucionales... cuando tocan á restaurar, digo, hacia el 30, si no estoy equivocado, se forma una Regencia trina compuesta de Mendizábal, Istúriz y Zumalacarregui...

—Basta, basta... ¿Cómo te diviertes con esos desatinos?... Yo me atengo á la realidad, y te pregunto cómo se arregla el historiador para explicarnos la guerra de Sucesión, y la disputa sangrienta entre los partidarios y los enemigos de la ley Sálica.

-No ha habido tal guerra. Suprimiéndola de un tajo, ha revelado el historiador su profundo ingenio. Hícele yo la misma pregunta que tú me haces ahora, y como le viera en gran perplejidad para responderme, le dije: "Lástima que al *abolir* á Fernando nos dejaras aquí á su dichoso hermanito.,, Y él: "Eso lo arreglo fácilmente, señor Marqués., ¿Qué se le ocurre al hombre? Rehacer el capítulo de la ejecución del Rey, agregando otros cuatro tiros para don Carlos... Ya ves de qué modo tan sencillo se deshizo el escritor de esa vergonzosa guerra civil que tanto había de afear y ennegrecer su historia. No hubo más guerra que la que te conté llamándola de Independencia, y en ella quedaron liquidadas y finiquitas todas las cuentas del absolutismo con la libertad, y del pasado con el presenté. Naturalmente,

como el mote ó lema que encabeza la obra de Confusio es Aquí que no peco, el hombre altera fechas y lugares, modifica personas y caracteres, escamotea las figuras que le estorban, crea las que le convienen, infunde la vida en los organismos moribundos, todo lo embellece, todo lo ilumina... (Pausa.) ¿Qué quiere decir, Manolo, esa cara de idiota que pones oyéndome? ¿Te burlas de mis desatinos? ¿Te inspiro lástima? ¿No sabes que me revuelvo en la vulgaridad, yo, poseedor de todos los bienes materiales sin haberlos ganado por mí mismo? ¿Sabes que sufro un inmenso mal, la conciencia de no haber hecho en el mundo nada bello ni grande, nada que me diferencie del común de los hombres de mi tiempo? ¿No te he dicho mil veces que cuando me ennegrece el alma el tedio de la inacción, de la inutilidad, tengo para mi consuelo un remedio que tú no tienes, y es inflar mi globo, meterme en la barquilla, y subirme á las nubes, desde las cuales te veo como una pobre hormiga que se afana en la realidad, mientras yo respiro y gozo en las altas mentiras?

-Basta, basta... Baja un poquito, Pepe,

y hablemos de...

—¿De qué? Déjame en paz. Cierto que te encargué visitar á Eufrasia... No debí darte á tí tal encargo, sino á *Confusio*, para que juntos trazaran el reinado glorioso de Isabel... ¿Qué vienes á contarme? No te escucho. Si vuelves á ver á esa desorejada de Eufrasia, le dices que se acuerde del tiempo

en que ella y yo íbamos juntos por los aires... Otra cosa: ¿y de ese lberito, has averiguado algo? Me interesa ese pájaro, que se ha soltado á volar con tanta bravura. Si yo lo encontrara, me guardaría mucho de volverlo á la jaula... Que no parece: mejor. Que estará en alguna partida de bandoleros: mejor. Que andará por los mares pirateando 6 contrabandeando: mejor. Que se habrá pasado al Riff y tendrá su harén: re mejor. Todo es preferible á ser aquí teniente de infantería, abogado picapleitos ó empleado en Loterías con ocho mil reales. Las ambiciones de ocho mil reales merecen ochenta mil azotes. Admiro á ese chico que no quiere que le cuenten cómo es el mundo, y apretándose los calzones ha dicho: "Vamos á verlo...

Entró en este punto María Ignacia, atraída de la vertiginosa cháchara de su marido, y con gesto gracioso y semblante risueño le mandó callar. Era la única persona que en él sabía calmar aquel hervor del pensamiento antes que llegase á la exaltación morbosa. Despidióse Tarfe. Saliendo con él hasta la antesala, María Ignacia le encargó que cuando Pepe se remontaba en el globo, le llamase al descenso con suaves modos, no con voces destempladas. A lo que respondió Manolo que lo más conveniente para el amigo sería cortarle toda comunicación con aquel chiflado Confusio que le lle-

naba la cabeza de disparates.

"¡Ay, no, Manolo! No está usted en lo

cierto. Si no fuera por ese cuitado de *Confusio*, mi marido andaría muy mal. ¡Pobre Pepe! Entregado á sus manías en la soledad, sin un chiflado de talento que alegre su espíritu, es hombre perdido. *Confusio* es para él el oxígeno, créame usted, el oxí-

geno."

Sobre estas menudencias del orden privado y otras del orden político, no más transcendentales, cayó pronto el verano, ahogando en una ola de fuego ideas, sentires y propósitos. Prim, que había llegado á Madrid en Mayo, vióse rodeado de mucha y diversa gente que en él veía un caudillo probable. Los españoles de la rama política y burocrática, que es la más numerosa, no pueden vivir sin capataz, es decir, sin una acción personal que supla la acción colectiva. Pero el de Reus, hombre cauto en las ocasiones que pedían cautela, como era el más arrojado cuando venía la oportunidad de obrar rápidamente, pensaba que, ante todo, debía defenderse en el Senado de las acusaciones que sobre él llovían por la retirada de Méjico. Llegó, por fin, el momento que Prim deseaba, en Diciembre del 62. Tres días duró el valiente discurso ante los senadores, que lo escucharon con la atención y el respeto que merecen los hombres que saben hacer grandes cosas, ó dejar de hacerlas. Supo el General defender con maestría política y militar un acto negativo, y el que había sido héroe cautivó al Senado con las razones que dió para no

desenvainar su espada victoriosa. Sobrio y elocuente estuvo el hombre, admirable en la defensa y en las réplicas que dió á los enamorados del Imperio francés, Bermúdez de Castro, don José de la Concha, los Marqueses de Novaliches y Miraflores, y otros. Y á pesar de tan dura lección, incurrimos en nuevas fanfarronadas, que tal fué, además de la anexión de Santo Domingo, la insensata campaña naval contra Chile y el Perú. En mal hora vino acá la moda imperial, con sus miriñaques primero, sus polisones después; vanidad de formas femeninas vanidad de pompas bélicas

nas, vanidad de pompas bélicas.

Poblaron las tribunas del Senado, en las tres sesiones que duró el alegato de Prim, damas elegantes, aficionadas al torneo de la palabra, y á ver sangre de reputaciones en la candente arena parlamentaria. La Navalcarazo y la Campofresco fueron de las madrugadoras para coger buen sitio; la Belvís de la Jara y la Gamonal, que eran de libras, ocupaban cada una dos lugares, y sudaban la gota gorda en pleno Diciembre. Aunque en la risueña bandada de señoras dominaba el criterio napoleónico, algunas, por agradar á la Reina, se iban del lado del de los Castillejos.

Conviene mencionar aquí á una mujer hermosa, muy conocida en Madrid y sus aledaños por el carácter público de su liviandad, aunque no más liviana que las emancipadas dentro de la ley, mujer graciosa y despierta, Teresa Villaescusa, ya

conocida del desocupado lector. Esta tal, con harto dolor suyo, no fué á las tribunas del Senado, porque en aquel tiempo la ilegalidad no tenía el fuero de exhibición en lugares destinados á la decencia pública; pero tuvo quien le contara ce por be todo lo que dijo Prim respondiendo á sus detractores, y devoró luego el Diario de las Sesiones, gustándolo como embriagadora novela ó dulce poesía. Era frenética espa-ñola y neta castellana; había declarado la guerra al Imperio francés en el terreno de las cuchufletas, y lanzaba toda su voluntad hacia las soluciones progresivas, sin saber lo que eran, por simpatía innata de lo nuevo y vibrante, ô por concomitancias del corazón con hombre de ideas radicales. En fin. que se declaraba masona y descamisada, diciéndose con secreta presunción: "Amando las revoluciones, somos las mujeres más bonitas., Así, después de despotricar donosamente contra O'Donnell y Narváez, se miraba al espejo. Y á pesar de esto, tenía debilidad por la Reina; á su modo la quería, sin haberla visto nunca de cerca; disculpaba sus errores, y alababa el intenso espíritu democrático y absolutamente expansivoque la señora ponía en su existencia particular. La gloria presente y los venideros triunfos de Prim le quitaban el sentido; se revolvía contra los que le apoyaban con tibieza, y se dejaba decir: "No le defendemos resueltamente más que la Reina y yo."

En tanto, el vencedor de los Castillejos

PRIM · 91

y retirado de Méjico visitó á la Reina. Así doña Isabel como don Francisco se mostraron muy amables; oyéronle referir curiosos pormenores de sus conferencias con los representantes de Francia en la expedición, y celebraron su entereza y españolismo. En sucesivas pláticas cordiales con la Reina sola, sacó Prim la impresión de que Isabel acariciaba en su mente el plan de gobierno adulterado expuesto por Eufrasia. Pero el General no se dió á partido: repugnaba formar Gabinete con fianza de unos cuantos clérigos de capa corta. Esto era humillante: su ambición no se satisfacía con vanos esplendores. No quería ser pavo real, sino águila; remontaba su pensamiento á las altas cumbres, y desde allí veía el inmenso páramo que esperaba nuevas ideas que lo fertilizaran... Con certera visión de la realidad, se hizo cargo de la extensión social del bando progresista, de la fuerza que le daban la candorosa fe y el entusiasmo de sus adeptos. ¿Por qué entre esta vigorosa familia y la Corona se interponían los famosos obstáculos? Sin duda, por no tener el Progreso una cabeza militar. Pues si Espartero se metía en su concha de Logroño, allí estaba Prim para plantar su cabeza sobre los hombros del formidable cuerpo progresista.

En esto se metió por las puertas del mundo el año 63. Habló Prim en el Congreso, cerrando nuevamente contra los napoleónicos, y cuando menos se pensaba, cayó el Gobierno de O'Donnell, sin que se supiera por qué, ni se molestaran los ciudadanos en averiguarlo, hechos como estaban á las mutaciones telónicas del escenario político, las cuales removían el doloroso tumulto de los heridos por la cesantía ó de los esperanzados de colocación. Cada crisis traía estridores de infierno y crujido de maldiciones. La bondadosa y antojadiza Reina no veía ni oía nada de esto. Descuidada dermía en sus esparcimientos por la virtud de las opiatas que le daban sus mayores enemigos, que eran los más próximos, sin que una voz patriótica gritara en su oído: "Mujer, las

reinas no duermen tanto.,

El pueblo, en cambio, despertaba. Muchedumbre de voces airadas ó burlonas, en toda la haz de la Península desde Pirene á Calpe, contaban los desvaríos de la Corte, la inepcia de los gobiernos, el abandono en que miserablemente yacía la vida nacional, como pupila recluída por sus tutores en un rincón de la casa. Las voces resonaban en las ciudades populosas, en las villas que parecían muertas, en las aldeas labradoras. Del conjunto de ellas resultaba un zumbido de inmenso moscardón que vagaba con vuelo de ondas inciertas, aquí más tenue, allá más profundo. Si lo aventaban, sonaba más fuerte. En todo tiempo ha flotado sobre los pueblos este invisible y runflante insecto; mas nunca, en lo que llevábamos de siglo, había expresado cosas tan feas ni tanto desprecio de los altos poderes. Nadie como

el amigo Beramendi tuvo el oído más despierto para entender lo que decía el moscón en aquellos días de Marzo del 63. No mencionaba al nuevo Ministerio, ni á su Presidente Miraflores, ni al Marqués de la Habana, Ministro de la Guerra, ni al de la Gobernación, don Florencio Bahamonde. Figuras insignificantes eran éstas. El abejorro hablaba de más significativas personalidades, diciendo con zumbido: "Ya pareció Iberito... ya se sabe que vive y alienta el atrevido, el grande Iberito."

## X

Era verdad lo que el abejarrón, con intenso run run, cantaba en el oído que jamás dejó de percibir la voz pública. Las primeras nuevas del endiablado chico las tuvo en Marzo Maltranita por una carta sin firma ni fecha. El carácter de letra no disimulado, declaraba la mano que la escribiera. Decía: "Alta mar, á bordo del vapor de don Ramón. Estimado majadero: no estoy muerto. Vivo navegando y voy á donde me da la gana. Si me buscan, no parezco; si me siguen, no me cogen. Soy pez... Abur., Otra carta de la misma letra recibieron en Abril los padres, redactada en esta forma bien explícita: "Santiago Ibero y de Castro-

Amézaga participa á sus buenos padres que está vivo y sano. ¿Dónde? No quieran ave-

riguarlo., Firmaba Libertad.

En cuanto Clavería tuvo conocimiento de las cartas recibidas por Ibero y Maltrana, se lanzó á prolijas averiguaciones en los llamados Centros. De Gobernación no sacó ninguna luz; de Correos tampoco, porque la estampilla de la estafeta de origen\_estaba, como suele suceder, borrosa y confusa. En Marina trató de averiguar qué vapor era el que el anónimo designaba como de un don Ramón. ¿Era éste el capitán, el armador ó el consignatario? Nada se puso en claro. Quedaba la esperanza de que nuevas cartas del pícaro vagabundo dieran luz y derrotero para cazarle ó pescarle... En el tráfago de sus indagatorias, llevado además del gusto de la comidilla revolucionaria, fué á dar Clavería en la bonita, recatada y casi masónica vivienda de Teresa Villaescusa, donde buscaban cierta obscuridad para sus ideas y planes algunos progresistas de los llamados de acción, como Leal, Calvo Asensio, Muñiz, Montemar; los militares Moriones, Gaminde y Milans del Bosch, v á veces los demócratas Figueras y García Ruiz. En aquella reunión se incubaban las de mayor fuste que habían de celebrarse en la casa de don Joaquín Aguirre ó en la de Olózaga. Había levantado el Gobierno gran marejada con su aviesa circular limitando las reuniones electorales. Los agraviados vociferaban amenazando con el re-

traimiento; dieron un Manifiesto á la Nación, documento larguísimo, quejumbroso, de intensa amargura, en el cual no se nombraba á la Reina. Esta seguía ciega y sorda. Aquel hermoso nombre que había sido emblema de libertad, alegría de los pueblos, corrompido estaba ya en el corazón de las muchedumbres, y no sabía salir á los labios

con ningún sentido respetuoso.

Triste fué aquel verano. Murió Calvo Asensio de traidora enfermedad que hubo de rendirle y acabarle en pocos días, dando con todo su vigor físico y mental en la sepultura. Era un hombre de grande empuje para la destrucción política: para el construir habría sido seguramente un hombre útil, pues en su voluntad existían seguramente las dos caras de la acción. Su talento no era florido, sino adusto, genuinamente castellano; su palabra de secano, sin verdor ni lozanía; pero sabía, como pocos, imprimir á las ideas el germen fecundo y sembrarlas luego en millares de entendimientos. No había venido, como casi todos los políticos, de los campos abogaciles: era un farmacéutico que administró á su país enérgicas drogas tónicas y estimulantes. Su farmacia se Ilamaba La Iberia.

Como no hay manera de separar aquí lo público de lo privado, digamos que la hermosa y desenvuelta Teresita Villaescusa fué atacada de la misma enfermedad que dió con Calvo Asensio en la sepultura. Pescó la pobre mujer su tifoidea en pleno vera-

no, y con tal furia fué acometida de la terrible infección, que desde los primeros días se perdió la esperanza de sacarla adelante. Su madre, la *sutil tramposa* Manolita; su amigo contratista, González Leal, y su criada Felisa, asistíanla, rivalizando en cariño y esmero. Iban á velarla, por las noches, amigas y algún pariente; aunque la pobre con brava naturaleza se defendía del fiero mal. éste podía más y se la llevaba, se la llevaba á rastras á la muerte. Espantoso era su delirio de media noche en adelante. Quería saltar de la cama; hablaba con imaginarias personas, monstruos ó fantasmas; reía histéricamente, y se figuraba estar perseguida de gitanos ó demonios. Repetía con absurdos trueques de nombres lo que había oído á los amigos que en los últimos meses iban á ojalatear á su casa. Había que oirla: "¿Ya está formado el Ministerio Prim-Gabino Tejado? No es esto, caraflis: es Prim-Cándido Nocedal. Este va á Gobernación, y á Fomento no se sabe: 6 Manuel Ruiz Zorrilla ó González Bravo... No te fíes de los neos, Prim... Me ha dicho la Reina que te quiere mucho, que eres muy bravo... Su marido es el que no te traga... Cuando seas poder, hazme á mí de la camarilla... yo quiero ser de la camarilla..., "Esos que ahora entran, " ¿quién son? ¡Ah! Pepe Alcañices y el Padre Claret. Adelante: ¿tanto bueno por aquí?..., "Hola, Carriquiri, ¡qué caro se vende usted!... ¿Pero qué hace? No se meta debajo de la cama, que ahí está el gitano, viejo es-

perando á que yo me muera para llevarme á enterrar. ¡Pero si todavía no me he muerto, caraftis! No me entierren, que estoy viva... La Reina me ha dicho que me llevarán al Escorial, donde tengo mi panteón, orilla del de los Reyes Magos... como magos, no; de los Reyes de copas... Eh, tú, dile á Prim que le van á matar... Los gitanos le matarán como me han matado á mí... sólo que yo estoy muriéndome y resucitando á cada momento. Me da la gana de resucitar, aunque no sea más que para dar un susto á ese neo, á ese Padre Cirilo, que allí está mirándome y saca toda la lengua para hacerme burla... Pues yo te saco la mía, que

es más larga, caraflis, caraflis...,

Viéndola sin remedio, se determinó, por indicación del médico Augusto Miquis, darle los Sacramentos. Acogió ella con regocijo esta idea, pues en los instantes de remisión inclinaba su espíritu á lo religioso y al arreglo de su alma. La confesó el Padre Laforga, hombre para el caso y de manga anchísima, que hubo de perdonar á la pobre mujer todos sus pecados; y en verdad, el arrepentimiento y contrición que mostró ella, viéndose casi cogida ya por la mano esquelética de la muerte, no eran para menos... Lleváronle después el Viático, á que asistieron devotamente don Serafín del Socobio, Rafaela Milagro y otras personas muy calificadas de la vecindad (Plaza del Angel). Y transcurridas no muchas horas desde este magno suceso, cuando ya esperaban todos

ver á Teresita dando las boqueadas, he aquí que se determina una sedación intensa, que la enferma descansa, que su cerebro se normaliza, que la muerte no llega, que pasa un día, luego una noche, con mayor descanso y alivio, y en fin... que no se muere, que no la quiere la muerte. "Nada, Teresa—le dijo Augusto Miquis al declararla fuera de peligro,—que no puedo con usted... que no hay medio de matarla como

no le pegue un tiro.,

A los quince días de esto, ya en franca convalecencia, su rostro había quedado como un pábilo, y los ojos engrandecidos parecían espantarse de su propia hermosura. Cortáronle el pelo: habría pasado por un lindo muchacho enflaquecido por los afanes del estudio, ó víctima de ardientes pasiones. Viéndose viva, la pobre samaritana no cabía en sí de gozo, y agasajaba su espíritu en el abrigo consolador de las ideas religiosas. Su mantenedor González Leal dispuso llevarla á Valencia en la temporada de otoño, con lo cual Teresa completaría su reparación orgánica, y además podría cumplir la promesa que en las ansias de la muerte hizo á Nuestra Señora de los Desamparados. Había ofrecido visitarla en su santua. rio, costeando una misa solemne y nueve rezadas en diferentes días, y de añadidura una novena con toda la suntuosidad que se pudiera... A Valencia partieron, y Teresita cumplió con creces todo lo prometido, pues su tierno corazón comunmente se excedía

en la generosidad. A las ofrendas rituales, añadió el regalar á la Virgen todas sus alhajas, quedándose con sólo una sortija de poco valor. Hermosos pendientes, dos aderezos de bastante valor, tres pulseras, alfileres de pecho y otras cosillas, pasaron íntegramente al camarín y joyero de Nuestra Señora; y entendiendo que la humildad era de cajón en tales circunstancias, Teresa hizo voto de vestir durante un año hábito y correa de los Dolores. Cumplidos estos deberes de piedad, instaláronse los amantes

en un risueño pueblecito de la costa.

El año marchaba con apagados pasos á su fin, sin grandes sucesos, sin más ruido que el de los ejes chillones y desengrasados de la máquina gubernamental, y el zumbar unísino del moscardón, o sea vox populi, monólogo de un pueblo que se aburre y se despereza en los albores de la desesperación. Prim se fué á Vichy; después pasó una temporadita en París, tomando inhalaciones de fluido europeo, y regresó á España con su amigo Carriquiri... En otoño vino la Emperatriz Eugenia á visitar á doña Isabel. Madrid acogió á la hermosa granadina con la cortesía entusiasta que merecían su ideal belleza y su rango. El 63 acabó sus días lánguidamente... Se cuenta que los mazapanes de Toledo empezaron á presentarse aquel año en la forma de culebras enroscadas. Fué moda iniciada por el amigo Labrador...

No pasaron muchos días después de la

inocente diversión de los estrechos (entre Año Nuevo y Reyes), cuando se oyó gran estrépito cual si se derrengara una mesa y cayeran en cascos platos y botellas. Era el Ministerio del Marqués de Miraflores, que caía de un empujón dado por el Senado. El respetable hombre de la insaculación y de los templados procederes, fué sustituído por don Lorenzo Arrazola, con Lersundi, Benavides y Moyano, todos ellos de lo que se llamaba moderantismo histórico.

Traían los *históricos* la idea de hacer elecciones honradas, sacando á los progresistas de su retraimiento. Candidamente lo creyeron éstos, que como pobres provincianos eran víctimas de diestros timadores. En efecto: Benavides reformó las listas electorales á petición de la gente del Progreso, y recomendó á los gobernadores que no fueran verdugos de los candidatos de oposición. Parecía que iban las cosas por buen camino; pero en esto se le ocurre á doña Isabel ponerse fuera de cuenta; llega el día del alumbramiento; delega sus poderes en el Rey don Francisco, y mientras Su Majestad daba á España una Infantita, ¡pataplum! abajo el Ministerio histórico, y venga otro con don Alejandro Mon á la cabeza. La subida de Mon, con Pacheco, Mayans, Cánovas y Ulloa, no era, según los progresistas, más que la descocada y provocativa erección de los infames obstáculos. Ya no era sólo el engaño, sino la burla. Prim estaba volado. Dicen que, cerrando el puño.

gritó á sus amigos: "Caballeros, á cons-

pirar.,

Lo que ordenaba Prim, tiempo hacía que lo efectuaban sus adeptos en una forma confortativa, sabrosa y reconstituyente. En grupo alegre se reunían ocho, diez ó veinte amigos, y con cualquier pretexto que sirviera de pantalla, almorzaban juntos en el entresuelo de éste ó el otro café, ó en un merendero de las Ventas. Comunicábanse así sus recelos y esperanzas, y pasaban revista á los corazones bravos con que se podía contar, en éste y el otro punto, para un nacional alzamiento. Eran los ojalateros de la libertad. Pero llegó un día en que pensaron algunos, luego muchos, y por fin todos, que de aquellas comilonas parciales y desperdigadas debían hacer una sola tan grande, que fuera ostentación ó parada del vigor de la comunidad, y catálogo de la innumerable gente que la componía. Esta idea cuajó del modo más feliz en el monstruoso banquete de los Campos Elíseos, el 3 de Mayo de 1864, fecha memorable, porque lo que allí comieron y hablaron tres mil personas, venidas de todas las regiones de España, se le indigestó al Gobierno y á los altos poderes. Prim, en una perorata fulgurante, pronosticó que los obstáculos serían arrollados dentro de dos años y un día. Clamó la multitud arrebatada por tan arrogante vaticinio.

Ofrecía la explanada del teatro un conjunto soberbio, de grandeza imponente, casi aterradora. Bajo toldos mal empalmados

que daban paso á rayos del sol, se tendían las mesas para tres mil españoles, inhabilitados infamemente como raza maldita para toda función política en la patria común. Entre ellos había no pocos hombres respetables, cargados de méritos; muchos que atesoraban saber y cultura; la gran masa era gente honrada, crédula, generosa, sin las cuquerías y malas mañas de los políticos de oficio. Representaban la fuerza social más grande que aquí se había visto reunida y alineada en son de batalla. Sin pronunciar una sola palabra subversiva, sin ultrajar á nadie, ni poner en su queja más que una ligera inflexión de amargura, sólo con el respirar, sólo con la multiplicidad ingente de los rostros, en que dominaba la expresión bonachona, produjeron en las clases privilegiadas y en todo lo de arriba un hondo miedo, el vértigo de los abismos.

Una sola desafinación turbó la armonía de aquel gran concurso. Olózaga no estuvo feliz al regatear á Espartero, con eufemismos corteses, el Pontificado de la Libertad. Terminó, pues, la reunión con una disonancia de pareceres sobre punto tan importante. Esta fué la única sombra que aprovechar pudieron los de arriba para aliviarse el miedo... No asistió Manolo Tarfe al banquete, por impedírselo su pudor de unionista; pero bien cerca estuvo, dentro del perímetro de los Campos. Terminada la función, corrió á dar á su amigo Beramendi, cuenta de todo, y éste, oída la descrip-

ción del lugar y del agape solemne, dijo así: "Por grande y decorosa que haya sido la solemnidad de esa cuchipanda, no se la puede comparar con la fiesta majestuosa de la Federación de los Estados hispanos, celebrada en Mayo del cuarenta y tantos (del pico no me acuerdo), en el espacio comprendido desde la Puerta de Atocha hasta la de Recoletos, según se describe en el capítulo XXIV de la Historia lógico-natural. De todas las ciudades, provincias y reinos vinieron los síndicos, procuradores y príncipes, asistidos de numerosa representación de gremios, clases ó estamentos. Era un espectáculo por demás grandioso ver tan bizarra muchedumbre, con los estandartes y oriflamas que cada cual traía, desfilando á ocupar los puestos que con arreglo á un plan lógico topográfico se había trazado. Allí no se comía, Manolo, pues cada cual lo había hecho en su casa ó donde pudo, ni los discursos se pronunciaban entre restos de tortilla ó paella, ó entre huesos de aceituna y palillos de dientes... Porque has de saber...

-Sigue, Pepe, que tu historia es tan bonita, que casi no parece mentirosa.

## XI

—Pues has de saber, Tarfe amigo, que el comer es función doméstica, y el opinar y el resolver en lo tocante á la vida de las naciones es función pública, que forzosamente se ha de menoscabar y empequeñecer si con ella se mezclan regurgitaciones de estó. magos ahítos... Sin que nadie pensara entonces en asociar los ideales políticos á la vaca estofada, los confederados de 1840 y tantos, hombres de gran patriotismo y de altas miras, echaron las bases de la sociedad española y la constituyeron y afianzaron para gloriosos destinos. La Asamblea de las Federaciones duró cinco días, celebrando sus sesiones al aire libre, rodeada del pueblo. Fué la más grandiosa fiesta de concordia, de paz y alegría que han visto las generaciones... Ya sabes que esto ocurría á la terminación de la cruenta y larguísima guerra civil, en la cual absolutismo y teocracia fueron reducidos á cisco impalpable, arrebatado y esparcido del viento. Pelearon los antiguos reinos, quedando al fin condensados en las dos grandes síntesis históricas de Aragón y Castilla. Reunióse la magna Asamblea para ver de construir el

nuevo estado español sobre los escombros del despedazado régimen autocrático.

-Trabajillo les costaría la construcción; que los buenos demoledores abundan más

que los malos arquitectos.

-No lo creas: del hervor de aquella guerra honda y salutífera, salieron hombres de empuje, hombres de iniciativa y de sólido conocimiento de las cosas. Aragón, que, como sabes, es la tierra madre del Derecho público, y el más fecundo plantel de voluntades viriles, dió de sí en aquella guerra un Príncipe valeroso, tan bien dotado de ardor guerrero como de prudencia y maña para manejar la sutil máquina del Gobierno. Nació de las nobilísimas casas de Azlor y de Aragón; creció y se endureció en las batallas; se templó en el consejo de próceres maduros, confundidos con el pueblo, en cuyo corazón sano anida el sentimiento jurídico. Llamábase este Príncipe Fernando María del Pilar Jaime Alfonso de Azlor y Aragón, y por tener en la cáfila de sus nombres el de la sacrosanta Virgen que idolatran los aragoneses, se le llamó siempre el Príncipe Pilar, de que luego se formó el Pilarón, con que figura en la Historia, nombre que á más del significado religioso y mariano, tiene el de columna robusta, sobre la cual puede asentarse toda la pesadumbre de un Estado. Vinieron á la Asamblea los confederados de aquel Reino con la idea de hacer proclamar á Pilarón (que frisaba en los veinticinco años, y era el más gallardo

cachorro que podrías imaginar) Príncipe de todas las Españas, con el carácter de Soberano con las Cortes pan-ibéricas, y siempre sometido al omnímodo poder de éstas... Los castellanos alegaron el mejor derecho de su Princesa Isabel. Esta niña inocente personificaba la tradición y el engranaje de Reyes que han venido calentando el trono desde los godos hasta el absoluto y nasón Fernando, ejecutado de orden de las Cortes soberana...

—Ya, ya. No repitas. Adelante.

— Tres días duró la discusión entre castellanos y aragoneses, defendiendo los unos el derecho de Isabel, otros el de Pilar ó Pilarón, hasta que al fin, del largo discutir y del acumular razones y argumentos, salió la idea sintética, salvadora...

—Acabáramos... Ya sé... Casaron á los dos candidatos, y al trono con ellos, para que reinaran mancomunadamente, como el

Fernando y la Isabel de antaño.

—Así fué. Pero has de fijarte en lo esencial, Manolo, y es que quien verdaderamente reinaba era la soberana Nación, ó dígase las Cortes, y que los Príncipes no tocaban más pito que el de la ejecución y aplicación de las leyes... ¿Lo quieres más claro?

-No te pido claridad, porque esas cosas inventadas, ó si se quiere poéticas, más ganan que pierden envolviéndose en la obs-

curidad.

—Convendrás conmigo en que es más divertido escribir la historia imaginada que

leer la escrita. Esta suele ser embustera, y pues en ella no encuentras la verdad real, debemos procurarnos la verdad lógica y esencialmente estética.

—Te admito tu historia confusiana como un licor que embelesa, transportándonos á

la región de dulces ensueños.

-No te digo que no. Abstráete, y llegarás á ver en esta historia algo tan substantivo como los mismos hechos. Todo es cuestión de ver hacia fuera ó ver hacia dentro... Figurate que han pasado mil años, y que los habitantes del planeta, en esa fecha remota, conocen las dos historias. ¿A cuál darán más crédito: á la de Confusio, ó á la que estarán escribiendo ahora Rico y Amat ó don Antonio Flores? Yo creo que la de Confusio será más leída, y acabará por gozar concepto de única historia verdadera... Y si así no fuese, tendremos otra cosa mejor, y es que los caballeros de 2864 no se cuidarán de averiguar cuál es la verdadera ó cuál la falsa, porque una y otra les importarán tanto como un higo chumbo... Bueno, Manolo: ya me mareo un poco en mi globo, que he dejado subir muy alto. Bajo á la tierra, bajo á la realidad, que bien pudiera ser una ilusión como otra cualquiera, y te pregunto: después de esta demostración del banquete, que es como un desafío à los obstáculos, ¿qué harán?... Conspirar como demonios.

—Ya están en ello hace meses. Confían en que podrán lanzarse en Junio... Los trabajos en el ejército no cesan... Lo que yo te digo queda entre nosotros, Pepe. Lo sé por algo que me ha dicho Muñiz, y otro algo que he sorprendido á Lagunero. Cuentan con dos regimientos acuartelados en la Montaña: Constitución y Saboya. Manda el primero el coronel Rada.

—No se fíen... Rada es convenido de Vergara. En *Saboya*, manda uno de los batallones López Guerrero, que es amigo mío.

—Y mío. Se cuenta con él incondicionalmente. El plan es que Saboya y Constitución den el grito, sorprendiendo el cuartel de San Gil y apoderándose de la artillería... En el cuartel del Soldado se sublevará Cuenca, que destacará un batallón al Ministerio de la Guerra y otro al cuartel del Retiro. Parece que Amable Escalante y Lagunero tienen bien trabajada á la Caballería, que se establecerá en el Prado, vigilando á los Ingenieros...

—No sigas... Todo es soñar... Muñiz y Amable Escalante sueñan, aunque de distinto modo que mi *Confusio*. Al menos los sueños de éste alegran el ánimo... Verás cómo todo se disipa, cómo los comprometidos se descomprometen, cómo los vigilantes se amodorran y los valientes se acoqui-

nan...,

Según opinaba Beramendi, abortó el movimiento. Pero la infatigable conspiración, como los maestros de guitarra, decía: "Patilla, cruzado y vuelta á empezar., Prim se fué á Panticosa, y en su ausencia se le preparó otro parto con los mismos regimientos, PhIM 109

sin que los profesores de obstetricia tuvieran más suerte que en el caso anterior. Pero se escandalizó lo bastante para que se alarmara el Gobierno: los Cuerpos sospechosos fueron trasladados á ciudades lejanas, y vinie. ron Príncipe, Asturias, Isabel II, con lo cual nada se adelantaba. Prim fué desterrado á Oviedo, que vino á ser el telar donde la urdimbre del ejército se tejía con la trama del pueblo. La tela iba cundiendo: casi se la veía y se la tocaba, violado ya el secreto que comunmente encubre estos trabajos contra el orden establecido... De improviso, y cuando más descuidados tejían tropa y pueblo, ipim! cayó el Ministerio Mon. ¿Quare causa? Nadie lo sabía, y lo que era peor, nadie lo preguntaba. Ya nos habíamos acostumbrado á que los Gobiernos cayesen y se levantasen sin otro motivo que la corazonada ó el antojo de la Señora. Andaba ya ésta muy confusa y amargada con las nuevas traídas de París por el Rey don Francisco, que fué á pagar la visita de la Emperatriz Eugenia. Napoleón y su mujer le habían calentado las orejas por la tenacidad con que España se negaba á reconocer el Reino de Italia, hecho consumado que ningún país europeo podía considerar como no existente, so pena de quedarse fuera del ruedo de las naciones. La conducta de España era sencillamente un quijotismo intolerable. Esto. palabra más, palabra menos, le dijeron á don Francisco de Asís los Emperadores, y lo mismo que se lo encajaron lo transmitió

él á su esposa, que se llevó las manos á la augusta cabeza, repitiendo trémula y aterrada: "No puede ser, no puede ser.,"

Como si lo viéramos, Isabel II comunicó inmediatamente á sus ángeles tutelares Sor Patrocinio y el Padre Claret las tremendas conminaciones que don Francisco le había traído de París. Es fama que ambas personas reverendas alargaron los morros y fruncieron las cejas... Mandara Napoleón en su casa, y dejara que nuestra Reina gobernara en la suya... Sostuviérase España en su acuerdo tocante al llamado Reino de Italia, y con la protección de la Virgen nada debía temer del concierto ni del desconcierto europeo. Claramente se vió que aquí el Gobierno constitucional era un figurón con careta grave y casaca reluciente. Sólo creían en él algunos cándidos políticos, y los vagos que en la Puerta del Sol se estacionaban para ver-caer la bola de la torrecilla de Gobernación... Bien puede estamparse aquí, sin temor de atropellar la verdad histórica, este breve dialoguillo:

"Narváez...

-¿Qué, Señora?

-Ahora, más que nunca, te necesito. He despedido á Mon. Fórmame un Ministerio á tu gusto. Todo te lo permito con tal que no me traigas el reconocimiento de Italia, y que me amanses á Prim y á esos endiablados progresistas.,

Cogió Narváez el timón del averiado cachucho del Estado, después de meter en él

á González Bravo, á Llorente, á Alcalá Galiano, al general Córdova y á otros de menos fuste... Hombre muy ducho en política, y bastante lince para ver el nublado que se venía encima, levantó el destierro de Prim y anuló los traslados de algunos coroneles y tenientes coroneles. Por mediación de Córdova, mientras éste permaneció en el Ministerio, después valiéndose de Carriquiri y Salamanca, negoció con el de Reus, empezando por ponerse en un buen terreno de conciliación; condonó las multas por delitos de imprenta, y levantó las penas re-caídas sobre algunos periodistas. Vacilaron los del Progreso, sensibles á estos halagos; no pocos se inclinaron á que cesara el retraimiento; pero dominó al fin la opinión viril que preconizaba la retirada al Aventino, y el Manifiesto de 20 de Noviembre quitó á Narváez y á la Reina toda esperanza de encadenar por buenas á la Libertad. y amarrarla á una pata del trono, donde podrían escupirla reverendamente los tutelares ángeles de Isabel.

"No cogeréis al monstruo en trampa ni con lazo—dijo Beramendi á Eufrasia una noche en casa de la Campofresco.—Ahora va de veras. No puede Isabel impunemente renegar de la idea que tuvo más fuerza que las espadas para llevarla al trono y asegurarla en él. Aconséjala tú, gran filósofa; dile que deseche el terror del Infierno, que sus culpas no son tan graves como ella cree ó le hacen creer los que viven y medran á la

sombra del miedo de la Majestad pecadora. Culpa mayor que todas las culpas es el desprecio que hace de los intereses y de la vida de su pueblo. Si quiere ir al Cielo, no nos haga un pisto con su conciencia, que es toda suya, y su corona, que es suya y nuestra.

—Su alma es muy compleja, Pepe, y cuantas veces intenté dirigirla por mejor camino del que lleva, me dejó mal. Es bondadosa, es generosa; pero se diría que nació y la criaron en la calle de Embajadores. Tiene todas las supersticiones de la mujer del pueblo... No creas que teme á los progresistas: á Prim le quiere, le daría con gusto el poder... Haría ministros á Sagasta, á Fernández de los Ríos, á Montemar... Todos esos que escriben no le inspiran cuidado... A Ólózaga sí le teme más que al cólera. Ya sabes que ese no se recata para decir que es abiertamente antidinástico... Pero el mayor temor de doña Isabel, ¿sabes cuál es? La Democracia... esos hombres que te hablan de república como de la cosa más natural del mundo, y se atreven á poner en sus programas nada menos que la libertad del pen-samiento; ese Rivero, ese Figueras, ese García Ruiz, ese Becerra, y otros que dicen con toda la poca vergüenza del mundo: "Soy demagogo., Pues yo, qué quieres, en esto le doy la razón á la Reina y participo de su temor. ¿Quién te dice que, llamado Prim al poder, no vendrá, tras de la turba progresista, la ola democrática que arramblará por todo?

—Ya pareció la ola. ¿Dónde te has dejado la piqueta incendiaria y la tea demole-

dora?... Al revés he querido decirlo.

—Al revés ó al derecho, ya verás, Pepe, cómo Narváez se entiende con Prim, y lo del retraimiento será una broma... Te apuesto lo que quieras.

-Yo no apuesto contigo, porque siempre te gano y nunca me pagas. Tienes conmigo

una deuda enorme.

—¿Qué te debo, pillastre?

—La reputación de virtud que te estoy

formando á fuerza de mentiras.

—Cállate la boca, tontaina, que estás bien pagado con el bombo que te doy cuando ha-

blo de tí con tu mujer.

—Inútiles embustes. Mi mujer no te cree... Nada más hablaron aquella noche. Adelante. Dice la Historia ilógica y artificial que González Bravo hizo unas eleccioncitas como para él solo, sacando de las urnas con suave mano una mayoría de carneros, con perdón, todos de familia y marca moderada; pocos unionistas, y ni un solo borrego progresista, por más lazos que tendió para coger alguno. Y del mismo modo metió en el Senado una hornada ó hato de morruecos que le aseguraban la sumisión del llamado Alto Cuerpo. Cogió doña Isabel el cielo con las manos, viendo que Narváez no le abría camino para amansar al furioso Progreso... Nada, nada: había que licenciar á Narváez. Esto pensó dos días antes de reunirse las nuevas Cortes, y como lo pensó lo hizo, molesta y agriada, no sólo por lo expuesto, sino porque Narváez había decidido el abandono de Santo Domingo, único remate posible de tan dispendiosa guerra. Sin temor de atropellar la verdad, puede estamparse aquí otro breve dialoguillo:

"Istúriz...

—¿Qué, señora?

—Narváez me ha engañado; tengo que prescindir de él. Además, no estoy conforme con el abandono de Santo Domingo. Me formarás un Ministerio con elementos unionistas que no estén muy gastados...

-¿Yo, señora...? Yo...,

El anciano ilustre, que tan grandes servicios había prestado á la Monarquía española, así en la política como en la diplomacia, vacilaba entre el respeto y su desgana de prestarse nuevamente á tales obras de pastelería pública. Hombre de vastísima ilustración, volteriano de añadidura, no había sido nunca más que el remedión de todas las situaciones de difícil salida, y el constructor de Ministerios puentes para pasar de una orilla á otra. Y cuando el amador platónico y puro de la Reina Cristina va descansaba tranquilo en su Presidencia del Consejo de Estado, la voluntariosa Reina le pedía que viniese á armar otra pasadera. No le valieron las excusas con que su modestia y cansancio quisieron eludir el encargo; su exquisita amabilidad y dulzura le perdieron.

"Nada, nada: te pido este favor y no has

de negármelo. Mañana á esta hora me trae-

rás la lista de tu Ministerio.,

Pasadas veinticuatro horas, llegó á Palacio el bueno de don Javier con la lista de ministros.

"¿Está completa? ¿A ver, á ver...?

Ros de Olano, Salaverría, Bermúdez de Castro, Calderón Collantes, el general Ibarra, don Isidro Argüelles...

—Bien, bien: estoy conforme. ¿Qué hora es? Las doce. Pues á las tres en punto pue-

den venir á jurar.,

A las tres menos cuarto:

"Istúriz...

—¿Qué, señora?

—Que no hay nada de aquello. Ha venido Narváez...; Ay, qué cosas me ha dicho!... Dejémoslo para otra ocasión.

-¡Ay, dejémoslo!... Respiro.,

Al día siguiente se reunieron las Cortes, y se presentó á ellas el Gobierno que con suave tirón electoral las había traído.

## XII

La figura de Prim, que en la mente de muchos tomaba proporciones no comunes, por la firmeza con que seguía contra viento y marea un plan político esencialmente negativo y demoledor, permanecía indecisa, vagamente apreciada por los ojos de la muchedumbre. Perdíase la figura en sombras lejanas. Por un momento salía entre relámpagos que iluminaban una fase de su persona, y á esconderse volvía como fantasma obediente al canto del gallo, ó á las campanadas de media noche. No había llegado el tiempo de su desembozada presencia en el mundo; pero los días tediosos, de ansiedad incierta y vagas esperanzas, anunciaban el día luminoso de Prim.

No así Castelar, que en aquellos años brillaba con todo su esplendor en el zenit mental de España. Su oratoria opulenta, de lozanía plateresca, exuberante de formas paganas enlazadas graciosamente con formas góticas, enloquecía los cerebros juveniles. En el Ateneo y en la Universidad, aquel supremo artista de la palabra construía la. arquitectura espléndida de sus discursos, nunca fatigosos por largos que fueran, áureos y relumbrantes de piedras preciosas como la Custodia de Toledo, como ella gentiles y teológicos. Gente había que admiraba su retórica y ponía en cuarentena sus ideas, viendo en ellas un ariete contra las posiciones, los privilegios y las sinecuras; otros lo aceptaban todo y alababan fondo y forma. La doctrina democrática iba con tal apóstol penetrando en los entendimientos, y extendiéndose por ciudades y campos como los sones de un órgano potente. El alma de los pueblos gusta de esta música oratoria, y se abre con embeleso á las ideas expresadas con

ritmo y cadencia. Siempre hubo poetas que enseñaron las verdades; siempre la música política y filosófica precedió á las grandes

mudanzas en el ser de las naciones.

El Ateneo era entonces como un templo intelectual, establecido, por no haber mejor sitio, en una casa burguesa de las más prosáicas, donde se hicieron naves, presbiterio y capillas á fuerza de derribar tabiques, suprimiendo alcobas y gabinetes para formar espacios donde la multitud pudiera congregarse. Era una iglesia pobre, una casa holgona, donde años antes habían vivido señores enriquecidos en el comercio, y que nunca supieron ni una palabra de Filosofía ni de Literatura ni de Historia. Y con ser tan chabacano el edificio, y tan mísero de belleza arquitectónica, tenía un ambiente de seriedad pensativa propicio al estudio, y sus techos desnudos daban sombra semejante á la de los pórticos de Academos. Iban allí personas de todas edades, jóvenes y viejos, de diferentes ideas, dominando los liberales y demócratas, y los moderados que habían afinado con viajatas al extranjero su cultura; iban también neos, no de los enfurruñados é intolerantes; las disputas eran siempre corteses, y la fraternidad suavizaba el vuelo agresivo de las opiniones opuestas. Sobre las divergencias de criterio fluctuaba, como el espíritu de una madre cariñosa, la estimación general.

Entrábase, por la calle de la Montera, á un portal amplio que, si no estuviera blan-

queado y limpio, sería igual á los de las posadas de la Cava Baja. A mano derecha, la escalera nada monumental conducía en dos tramos al piso primero; una mampara de hule claveteado daba ingreso al templo. Pasado el vestíbulo en que hacían guarda el conserje y porteros, llegábase á un luengo y anchuroso callejón pasillo, harto obscuro de día, de noche alumbrado por mecheros de gas. Divanes de muelles que ablandó la pesadumbre de tantos cuerpos, convidaban al descanso á un lado y otro, y en las cabeceras del extenso corredor. En verano, no faltaba un botijo en algún rincón, y en invierno los paseantes medían de dos en dos, con las manos á la espalda, la dilatada esterade cordoncillo. Andando en la dirección de la Red de San Luis, á la izquierda caían la sala que llamaban Senado, con balcones á la calle, la Biblioteca y una salita de conversación; á la derecha, el paso á los salones de Lectura y al de Sesiones... Más abajo, en derechura de la Puerta del Sol, abríase un pasadizo estrecho que á las estancias inferiores y de servicio conducía. En el Senado hacían tertulia señores respetables, fijos en los divanes como las ostras en su banco. y otros que entraban y salían parándose un rato á platicar con los viejos. Comunmente allí no se trataba de asuntos técnicos ni didácticos, sino de los sucesos del día, que siempre daban pie á ingeniosas aplicaciones de los principios inmutables.

En la Biblioteca, carpetas para escribir y

leer, estantería de éstas que se estilan en las casas burguesas para guardar libros que no se leen nunca: allí se leía, sí; pero los libros tenían cierto aire de no querer dejarse leer, prefiriendo su cómodo resguardo entre cristales. En el fondo de la sala, apenas visible por el estorbo de las altas carpetas, se acurrucaba un hombre. En invierno se inclinaba tarde y noche sobre un brasero, puestos los pies en la tarima; en todo tiempo tomaba café á ciertas horas... café traído del café y en vaso. Era don José Moreno Nieto, para quien la Biblioteca que regentaba era poca cosa en comparación de la que él tenía en su cabeza. Había metido en ella todos los sistemas filosóficos conocidos y los que aún estaban por conocer. A esta desaforada erudición correspondían una facilidad, una fluidez de palabra como el chorro de fuente inagotable. Más meritorio debía de ser en él el silencio que la elocuencia, pues ésta le salía de la boca sin esfuerzo alguno, como la constante erupción de un entendimiento que no cabe en sí mismo. Era de corta estatura, picado de viruelas, erizado el bigote, el pelo echado hacia atrás. Solo, callado y sin oyentes, hablaba con la movilidad de su temperamento nervioso, con el espíritu que no esperaba la palabra para salirse por los ojos. No existió jamás hombre más puro, de más recta conciencia, ni una vida en que tan bien incrustadas estuvieran, una dentro de otra, la filosofía sabida y la virtud practicada.

El salón ó salones de lectura eran un gran espacio irregular compuesto de dos distintas crujías, comunicadas una con otra por arcadas de fábrica, con buenas luces al patio interior; recinto vulgar, que lo mismo habría servido para obrador de modistas que para cajas de imprenta, ó para capilla protestante. Largas mesas ofrecían á los socios toda la prensa de Madrid y mucha de provincias, lo mejor de la extranjera, revistas científicas, ilustradas ó no, de todos los países. Era un comedero intelectual inmensamente variado, en que cada cual encontraba el manjar más de su gusto. En aquel recinto blanco, luminoso, beatífico, sin más adorno que algún mapa ó cuadros de estadística, habitaba como huésped fijo un silencio de paz y reflexión, y al amparo de él se apiñaban los lectores, todos á lo suyo, sin cuidarse ninguno de los demás. Nadie interrumpía con vanos cuchicheos aquella tranquilidad devorante de gusanos de seda, agarrados á las hojas de morera. Oíase no más que el voltear de las hojas de los periódicos, armados en bastones para más comodidad del levente.

Allí se veían extraños tipos de tragadores de lectura. Un señor había que agarraba el *Times* y no lo dejaba en tres horas. Otro tenía la manía de coger seis ú ocho periódicos de los más leídos, se sentaba sobre ellos, y los iba sacando uno por uno de debajo de las nalgas, y dejándolos en la mesona conforme los leía. Otros picaban aquí y allí, en

pie: los más comían sentados, sin quitar los ojos del plato exquisito como buenos gastrónomos. Por aquel vasto local desfilaron todas las celebridades literarias y políticas del siglo, sin excluir buena parte de las militares. Los que recordaban á Martínez de la Rosa leyendo Le Journal des Debats, veían casi á diario, en los días de esta historia, á don Antonio Alcalá Galiano recreándose con las donosas caricaturas del Punch, y explicando el texto de ellas, poco inteligible para los que no habían hablado el inglés en la propia Inglaterra. El buen señor, ya viejo, de cara fosca y larga, enfundado en luengo gabán gris, entraba paso á paso y se situaba en la mesa de las Revistas; hojeaba algunas, picando aquí y allí, buscando las mejores golosinas en la bandeja de los conocimientos novísimos. El ruedo de admiradores que junto á él en ocasiones se formaba, oía su palabra ronca, que aun en lo familiar tiraba siempre á lo oratorio, engalanada con las formas gramaticales más perfectas. En la ironía sazonada no hubo maestro que le igualase, y á veces su intención dejaba tamañitos á los toros de Miura.

También iba alguna vez don Antonio Ríos Rosas, que á los jóvenes imponía respeto con su cara de tigre, y su entrada silenciosa, el andar lento, sin hablar con nadie, hacia el salón de lectura. No picaba, como Alcalá Galiano, en diferentes revistas, sino que cogía una sola, el Correspondant ó la de Ambos Mundos, y metódicamente se tra-

gaba uno de aquellos ingentes estudios de arte político ô de controversia religiosa. Este y otros señores graves no iban más que á leer, y rara vez entraban en los sitios de tertulia, como otros ancianos ó jóvenes maduros, que amaban el sabroso toma-y-daca de la controversia. Fermín Gonzalo Morón, en el declinar de sus años, el Padre Sánchez, en su madura existencia vigorosa, se pirraban por armar altercados con la juventud en el pasillo ó en el Senado. Entre la muchedumbre de hombres hechos, bullían mozos en formación para personajes, estudiantones ávidos de aprender, que se ejercitaban en la intelectual esgrima, tirando á perorar y á discutir con los espadachines mayores; los había también tímidos, que laboraban en la muda gimnasia de la observación y la lectura. Para que nada faltase, había un grupo de cubanos que exponían sus ideas de autonomía y aun de emancipación de las Antillas, sin que nadie de ello se asustara.

En aquel espacio, no más grande que el de una mediana iglesia, cabía toda la selva de los conocimientos que entonces prevalecían en el mundo, y allí se condensaba la mayor parte de la acción cerebral de la gente hispánica. Era la gran logia de la inteligencia que había venido á desbancar las antiguas, ya desacreditadas, como generadoras de la acción iracunda, inconsciente. Por su carácter de cantón neutral, ó de templo libre y tolerante, donde cambian todos

los dogmas filosóficos, literarios y científicos, fué llamado el Ateneo la Holanda española. En aquella Holanda se refugiaba la libre conciencia; lo demás del sér español quedaba fuera del vulgarísimo zaguán del

22 de la calle de la Montera.

En los primeros días de Abril de aquel año (andábamos en el 65) creció la animación en las tertulias y mentideros de la ilustre casa. Las chácharas rumorosas casi llegaron á invadir el primer espacio del sosegado Salón de Lectura, y aun llegó algún eco de ellos al de las Sesiones ó Cátedras, donde unas noches explicaba Paleontología el sabio geólogo Sr. Vilanova, y otras hacía Gabriel Rodríguez la crítica acerba del Sistema protector. El Senado dió por agotado el tema de la Encíclica Quanta cura, en que Pío IX condenaba el liberalismo y lo hacía responsable de todos los males que afligían á la humanidad. ¿Cómo habían de gobernar á España los liberales, si su doctrina era pecado? Declarándolo así, el Santo Padre nos exhortaba paternalmente á dejarnos gobernar por él.

Sucedió en aquellos días que la Reina doña Isabel cedió al Estado el 75 por 100 de algunos bienes del Patrimonio que debían venderse para socorro de la Hacienda pública. En esto iba comprendida una parte del bajo Retiro, entre la Puerta de Alcalá y el Prado. Vieron algunos en esto una martingala en que salía beneficiada la Casa Real; los ministeriales dieron en sus perió-

dicos un descomunal bombo al proceder de la Reina, y Castelar soltó en La Discusión un artículo titulado El Rasgo, que puso de uñas á toda la caterva moderada y palatina. ¡Vaya un escándalo! Ciego y disparado de coraje, el Gobierno privó á Castelar de su cátedra de Historia en la Universidad, ganada por oposición. Rezongó el Claustro, chillaron con furiosa algarabía los estudiantes. ¿Cómo no había de repercutir este nervioso estremecimiento escolar en las circunvoluciones del Ateneo, la bóveda pensante?

Aquella noche (primera semana de Abril) restallaban en el Senado diálogos vibrantes. Salió al pasillo Moreno Nieto, y rodeado al punto de muchachos, les dijo que la cátedra ganada por oposición es propiedad más sagrada que la camisa que llevamos puesta. En su opinión, las demasías de los Gobiernos autocráticos proceden siempre de una levadura demagógica. González Bravo fué siempre un demagogo, y ni él ni Narváez tenían idea de las funciones augustas del Profesorado. Los jóvenes no se recataban para soltar ante don José las opiniones más radicales: la bondad del maestro les daba confianza para todo. En esto llegó el Padre Sánchez, que venía del Salón de Lectura, y antes que le preguntaran su opinión, dijo á los muchachos, á don José y á Ramos Calderón, que en aquel momento se incorporó al grupo: "Soy enemigo de Castelar, y de su democracia y de su lirismo histórico y

político. Pero reconozco que es un atropello quitarle su cátedra por un artículo de periódico... Y esto traerá cola. Acabo de hablar con Montalbán. Dice que será firme defensor de la dignidad universitaria, y que no dará

curso á la destitución de Castelar.,

Apenas dicho esto, vieron salir del Salón de Lectura, pasito á paso, á un anciano de afeitado rostro, dejando en su maxilar la menor cantidad de patillas blancas. Usaba gafas de présbita, muy fuertes; andaba con precaución, y sus plegados ojos no respon-dían de reconocer lo que miraban. Era el Rector de la Universidad... Saludáronle: contestó él con ligera inclinación, y ninguno se atrevió á interrogarle, porque pudo más el respeto que la curiosidad. Al día siguiente apareció en la Gaceta la destitución de Montalbán y el nombramiento del Marqués de Zafra, que fué como prender fuego á la hoguera del enojo estudiantil y desatar sobre ella un huracán. Se necesitaba poco en aquellos días para que una pavesa se trocara en incendio, un juego de chicos en motín pavoroso.

## $\Pi$

Movidos los estudiantes de un pensamiento generoso, que era proyección del pensamiento general, resolvieron obsequiar con una serenata al Rector saliente. Pedido y otorgado por el Gobernador el necesario permiso, se dispuso la música para las nueve de la noche, y un público espeso acudió á la calle de Santa Clara con bullicio y animación de fiesta. Si la serenata era en aque· lla ocasión un acto corriente y usual como otros de la misma índole y objeto, ¿por qué á presenciarla y á gozar de ella acudía tan inmenso gentío? Beramendi, que con su amigo Guillermo de Aransis asomó las narices por las inmediaciones del teatro de Oriente, sin otro móvil que curiosear, dijo así: "Cuando un pueblo tiene metido el motín en el alma, basta que se reúnan diez y seis personas para que salgan diez y seis mil á ver qué pasa...

No obstante, motivo no había para temer desórdenes... De improviso vieron los amigos que se arremolinaba la multitud. A la claridad de los farolillos de los atriles, junto á los cuales estaban los músicos, algunos con la boca pegada ya á los instrumentos, se vió que los guardias de seguridad manda.

ban suspender la tocata... ¡A enfundar los instrumentos, á recoger los atriles, y á casa todo el mundo! ¿Serenata dijiste? No fué mala la que dieron los silbidos de la muchedumbre, el maldecir á la policía, y el prorrumpir hombres y mujeres en soeces injurias contra el Gobierno. Resguardáronse Beramendi y Aransis del empuje de la turba enojada, que retrocedía enroscándose como culebra, y arrimados estaban á la pared, no lejos de la calle de la Escalinata, cuando se les plantaron delante dos mujeres desfachatadas y garbosas, que venían gritando y manoteando. Eran las Hermosillas, dos hermanas de vida airosa ó aireada, guapas: la mayor, Rafaela, ya marchita; Generosa, todavía bien redondeada. En su vivir azaroso, vestían á la moda señoril ó á la de pueblo, según el estado de su voluble hacienda. Aquella noche iban en la forma más achulapada; habían salido de sus madrigueras con la idea de que era noche de libertad y palos. En los barrios del Sur eran conocidas con el apodo de las Zorreras, por ser hijas de un fabricante y vendedor de zorros que figuró en la revolución del 54. A Guillermo de Aransis conocía la mayor, por pasajeros tratos, y con Beramendi había tenido Generosa algún encuentro no casual, grato sí, pero pronto olvidado.

Abordaron á los dos caballeros sin miramiento alguno, saltando de golpe la enorme distancia social, y Rafaela interpeló á Guillermo en los términos de la mayor confian-

za... En tanto, Beramendi les decía: "¿Qué hacéis aquí, oh mujeres del bronce? ¿No teméis que os estrujen?

—Ya estamos bastante estrujadas.

-¿Y que os pisen?

—¡Más pisadas de lo que estamos...!

—Îdos á casa, que os puede alcanzar algún palo, sin querer.

-0 queriendo... Que haiga palos, don

José. Para eso hemos salido, para verlo.

-Os han dejado sin serenata... Fasti-

diaos.

-Nos ha dicho un chico de Farmacia que

ha sido por un rasgo que echó Castelar.

—El Gobierno hace bien en no permitir escándalos. Con pretexto de una serenata, salen á rebuznar los revoltosos de oficio.

—¡Pues, hijo! ¿También tú, Guillermito, sales á la defensa de ese perro de González

Bravo?

—¿Pero qué os ha hecho á vosotras el bueno de don Luis, que os permite corretear á todas horas?

—¡Así le den morcilla... así reviente!

¡Vaya con el tío!

— Que lo arrastre el pueblo. ¡Que lo pinchen y lo mechen, hasta que veamos correr por el arroyo la última gota de su sangre!

-¿Y la sangre del tigre de Narváez, para

cuándo la dejas?

-Ea, seguid... No va por ahí poca patu-

lea...

—Seguiremos... que estamos llamando la atención.

—Podían decir: "¡Vaya, qué amigas tienen esos caballeros!, Guillermo, abur.

-Adiós, don José... cuidarse. Lo prime-

ro es la salud.,,

Por los claros de la multitud defraudada, rugiente, avanzaron los dos caballeros. ¿A dónde irían á pasar la prima noche? "Vámonos al Ateneo, — propuso Beramendi, pensando que allí oirían buenas cosas, por ser aquella trapatiesta obra de estudiantes y profesores. "Apenas entraron en el largo pasillo, vieron grupos que comentaban con viveza lo que los dos caballeros habían visto en la calle. Una de las primeras personas con quienes topó Beramendi en el grupo más próximo, fué su hermano Gregorio García Fajardo, el cual era en el palacio de la inteligencia parroquiano reciente, novato fresco.

En cuanto la usura le dió riqueza bastante para pavonearse en la sociedad, el primer cuidado de Gregorio fué abonarse al Real y hacerse socio del Ateneo. Así, su esposa Segismunda se daba en público el lustre correspondiente á su improvisada posición, y él se barnizaba con unos toques de cultura, indispensables para figurar dignamente en el círculo de hombres de negocios y grandes capitalistas. Pensaba que su persona adquiría respetabilidad é importancia poniéndose á leer La Epoca ú otro periódico de los grandes, y teniéndolo un buen rato desplegado ante los ojos en toda su extensión tipográfica. Y era también cosa muy

entonada, como la buena ropa, llegar al café y decir: "Vengo del Ateneo de oir la conferencia que nos ha dado Moreno Nieto sobre El estado actual del pensamiento europeo. ¡Qué discurso, señores... qué hombre tan

pensador!,

Apenas los dos caballeros se agregaron al grupo, Gregorio Fajardo soltó esta grave opinión: "De todo esto tiene la culpa ese loquinario de Prim, que ha soliviantado á los progresistas, los progresistas á los demócratas, y éstos al populacho y á los estudiantes. También digo una cosa: yo González Bravo, no habría consentido que el Gobernador diera permiso para esa cencerrada ó serenata... Ha sido una pitada horrible dar el permiso y luego prohibir la música... Y digo más, señores: yo Narváez, no hubiera destituído al Rector, que es un anciano; á Castelar sí... porque la democracia es una perturbación, y no está preparado el país para esas novedades... Yo doña Isabel, daría el poder á los progresistas, para que se desacreditaran de una vez... Tres ó cuatro meses de gobierno nos librarían de ese fantasma...,

Antes que el orador terminase, apareció el Padre Sánchez en el grupo. A una interrogación cariñosa de Beramendi sobre el suceso del día, el buen cura don Miguel se expresó con esta ruda sinceridad: "Son tan torpes estos moderados, que ni saben ser déspotas. Narváez ha perdido los papeles. Ustedes dicen: ya no hay liberales. Yo di-

go: ya no hay tiranos. Exponerse á un conflicto grave, á una crisis, á un trastorno palítico, porque toquen ó dejen de tocar cuatro músicos sus trombones y clarinetes delante de un rector, es lo último que me quedaba que ver para comprobar nuestra decadencia. Yo les diría á los estudiantes: "Señores estudiantes, ahí tienen ustedes todas las bandas de la guarnición de Madrid. Llévenlas á la calle de Santa Clara, y que estén tocando siete días con sus noches,... Y dicen ustedes: "¡Inicua represión!, Ya sabemos todos que aquí conspira todo el mundo, paisanos y militares, de la manera más descarada. Hasta los chiquillos le dicen á usted: "Constitución está comprometido... Arapi-les está al caer... Se cuenta con el Inmemorial del Rey., ¿Saben ustedes de muchos coroneles y tenientes coroneles, de muchos progresistas y demócratas, que hayan ido á aprender el camino de Fernando Póo?,

Rivero, que entra y pasa junto al corrillo, oye, se detiene, se agrega. En su cara de gladiador, tostada, terriblemente enérgica, brota con chispa fugaz una sonrisa. Con un periódico que doblado trae en la mano, golpea el hombro del sacerdote ateneísta, y dice: "A Fernando Póo nos quiere mandar este cura... Pues el que va á ir pronto á Fernando Póo es usted, don Miguel, y no le mandará González Bravo, sino yo, yo.

-No digo que así no sea, don Nicolás. Las Democracias fueron siempre más tirá-

nicas que las Monarquías.

-Pero nunca tanto como la Iglesia.

-Poco á poco, don Nicolás...

—La Iglesia, la primera y más sanguinaria opresora del mundo. Lo discutiremos cuando usted quiera.

-Ahora mismo.,

Enredóse la discusión, elevándose de un vuelo á las altas regiones, que en aquella casa (pórticos de Academos) lo que empezaba en disputa familiar concluía por guerra de principios... Aransis se había separado del grupo, y aparte parloteaba con un diplomático amigo suyo, que quería saber la impresión producida en Viena por la Encíclica Quanta Cura y el Syllabus. Díjole Guillermo que las cuestiones romanas interesaban poco en Austria. Toda la atención estaba en el problema internacional. Debilitado el Imperio por la pérdida de Lombar-día y el Veneto, buscaba medio de fortalecerse con las alianzas. La Cancillería austriaca gestionaba secretamente una alianza ofensiva y defensiva de Austria, Francia, Italia y España, contra Prusia, que se crecía y engallaba, amenazando á Francia por el Rhin, y al Austria en la frontera de Bohemia. A la sordina trabajaba el zorro de Antonelli contra este pacto. Todo menos robustecer á Italia. Para Roma, el peligro más visible de tal alianza era que los Estados del Papa perderían el amparo de Francia. Y España, ¿qué vela llevaba en este entierro? Ninguna, porque la Santa Sede, que se consideraba dueña de la voluntad de Isabel II, no

consentía que nuestro país entrase en tal combinación, y por de pronto se le prohibía, como caso de conciencia, el reconocimiento

del reino de Italia...

Y como en aquella casa, que no sólo era los pórticos, sino también los portales de Academos, se trataban todas las cuestiones, así las más elevadas como las más humildes y familiares, Pepe Beramendi, viendo salir del Salón de Lectura á un amigo suyo, militar, se fué derecho á él, abandonando el corro en que el Padre Sánchez y don Nicolás Rivero acometían un tema histórico tan claro como la inmortalidad del cangrejo. Arrimados á un sitio solitario, Beramendi y el militar, que era joven, vestía de paisano y usaba lentes, hablaron así:

"¿Pavía, eh?... perdone un momento. ¿Sabe usted algo de Clavería? Hace dos semanas que no se le ve en el Casino ni en nin-

guna parte.

-Creo que está en Valencia.

—¿Preparan algo allí?

—No sé... (La sonrisa del militar más bien indica discreción que ignorancia.) No he dicho nada... tampoco aseguro que esté Clavería en Valencia, sino que allá pensó ir. Me lo dijo Teresa Villaescusa.

-¿Pero está aquí Teresa?

-Estuvo unos días... Muy bien de salud.

-Algo tronada, según oí.

—González Leal está rebañando las ollas de su fortuna.

-Pobre, conspirará con más fe... Otra co-

sa: ¿y Prim, está aquí? (Afirmación del militar.) ¿No habrá este verano tirada de patos en la Albufera?

—No sé... (Vacilando.) Creo que no... En

fin, ya veremos.

—Habrá tirada... Crea usted que todos los patos la deseamos. (Sonrisa del militar.) ¿Y qué piensa usted de este revoltijo de los estudiantes?

-Que es una chiquillada. Yo lo arregla-

ría con las mangas de riego.

-Yo con el himno... con el himno de Riego. Verá usted cómo viene á parar ahí.

-¡Quién sabe! Todas las revoluciones

empiezan con música...

—Y con música acaban. Son un emparedado musical... con los tiros en medio.,

A cada hora se animaban más el pasillo y el Senado. No eran pocos los que opinaban, como el teniente coronel Pavía, que contra la estudiantil asonada bastaba la artillería de las mangas de riego. Otros creían ver ya chorros de sangre; quizás los deseaban... con tal que no fuera la suya la que se derramase... Pasó el día 9, que era domingo, sin grandes novedades por estar cerrada la Universidad, y el lunes 10, día en que celebran su santo los profetas Daniel y Ezequiel, presentó antes de mediodía síntomas de borrasca. La tarde fué bochornosa, relampagueante. Todo Madrid divagaba en las calles, con la esperanza, el temor y el deseo de sucesos trágicos. El menor ruido hacía correr á los transeuntes. En la Puerta del Sol grupos de

gente risueña con grupos de gente ceñuda se cruzaban. Creyérase que aquéllos decían á éstos: "Atreveos. ¿Qué teméis? Aquí estamos nosotros para elogiaros y decir que sois la salvación de la patria.," Los grupos risueños requerían los portales á la menor ondulación de los que venían ceñudos.

Poco después de anochecido, los rincones y salas del Ateneo presentaban la propia animación que en la noche del sábado. Beramendi, que acudió también al olor de las noticias motinescas, no encontró allí á su hermano Gregorio, sino que fué con él. Dígase entre paréntesis que, existiendo una distancia enteramente planetaria entre la rastrera vulgaridad de Gregorio y el sutil talento de José María, éste no siempre miraba como inferior á su hermano, y en ocasiones se sentía vagamente impulsado á tributarle cierta admiración ó respeto. ¿Por qué? Porque Gregorio había sabido, por fas ó por nefas, labrarse una fortuna y ser el creador de su propia personalidad. Aun amasada con la usura, la riqueza de Gregorio era timbre ó diploma de voluntad, y un sillar sólido en la social arquitectura. Podía permitirse ser tonto, con cien probabilidades contra una de no parecerlo... Convidóle su hermano á comer aquel lunes, y luego, tirando de buenos puros, se fueron al Ateneo. A poco de arrellanarse ambos en los divanes del Senado, entró jadeante Luis Navarro, diciendo: "¡Menuda bronca en la calle del Arenal! Corre la gente desalada;

los hombres, braman; las mujeres, chillan; algunos caen... Pisadas, estrujones, batacazos..., No había concluído esta relación. cuando llegó Tubino limpiándose el sudor: "Señores, la Puerta del Sol es un volcán. Ha salido González Bravo á exhortar á la multitud. Le han contestado con silbidos horrorosos... Y á toda tropa ó autoridad que pasa, allá van silbidos, insultos... una cosa atroz..., Manifestó don Antonio Fabié que él había observado los grupos al pasar por la calle del Carmen. No eran ya estudiantes los amotinados; era el pueblo, la plebe... se veían esas caras siniestras que sólo aparecen camino del Campo de Guardias en los días de ejecución de pena capital... Se veían caras de revoltosos de oficio y de patriotas alquilados... Era un horror...

Llegó don Laureano Figuerola con la habitual placidez de su rostro y su expresión austera y benigna. Acompañábale Gabriel Rodríguez, alto, barbudo, bien encarado y con antiparras de oro. Venían del Suizo. Desahogadamente pudieron llegar hasta la Academia de San Fernando; pero desde allí el paso era imposible. Hubieron de retroceder, dando un rodeo por la calle de la Aduana. En la Puerta del Sol, el tumulto y vocerío eran espantosos. Los dos esclarecidos economistas oyeron contar que una cuadrilla de obreros que bajaba á la calle del Carmen por la de los Negros, apedreó á los soldados de Caballería, y que el Gobernador militar mandó hacer fuego... Figuerola v

Rodríguez sintieron la descarga; pero ignoraban si había sido al aire... Las voces que de esto llegaban al Ateneo eran contradictorias. Pasó tiempo... declinaban las horas con lenta rotación que acrecía la ansiedad... Sanromá entró diciendo que la Guardia veterana repartía sablazos en la Puerta del Sol... En efecto: oíase desde la Holanda es pañola un rumor como de oleaje impetuoso, lejanos apóstrofes, estridor de silbidos...

Algunos ateneístas de los que se arremolinaban en el pasillo pensaron salir y aproximarse á la Puerta del Sol para ver de cerca la jarana; pero en esto llegó casi sin aliento un precoz filósofo, González Serrano, y dijo: "No salgan ahora; no salga nadie... Por poco me gano un sablazo... El dolor que tengo. aquí, jay! es de un golpe jay!... Se me vino encima la cabeza de un caballo... Ya cargan, ya vienen cargando por la calle de la Montera..., Acudió á los balcones del Senado y de la Biblioteca gran tropel de curiosos. Calle arriba iban hombres, mujeres y muchachos huyendo despavoridos. Centauros, que no jinetes, parecían los guardias; esgrimían el sable con rabiosa gallardía, hartos ya de los insultos con que les había escarnecido la multitud. No contentos con hacer retroceder á la gente, metían los caballos en las aceras, y al desgraciado que se descuidaba le sacudían de plano tremendos estacazos. Chiquillos audaces plantábanse frente á los corceles, y con los dedos en la boca soltaban atroces silbidos. Al golpe de las

herraduras, echaban chispas las cuñas de pedernal de que estaba empedrada la calle costanera. Un individuo á quien persiguieron los guardias hasta un portal de los pocos que no estaban cerrados, cayó gritando: "¡asesinos!,, y el mismo grito y otros semejantes salieron de los balcones del Ateneo. En la puerta de la sacristía de San Luis había dos muchachos, que después de pasar los últimos jinetes hacia la Red de San Luis, gritaban: "¡Pillos! ¡Viva Castelar... viva Prim!, Hacia la esquina de la calle de la Aduana, dos sujetos de buen porte retiraban á una mujer descalabrada... La noticia, traída por un ordenanza, de que en la Puerta del Sol y Carrera de San Jerónimo había niuertos, hizo exclamar á Beramendi: "¡Sangre!... Esto va bien...

## XIV

Y no disimulaba su júbilo al decirlo. Si la revolución era necesaria, inevitable, mientras más pronto viniera, mejor. Y sin sangre no había de venir, porque las revoluciones nutridas con horchata ó zarzaparrilla criaban ranas en el estómago de los pueblos... Los ateneístas más impacientes por regresar á sus domicilios dejaron pasar algún tiempo, y en tanto planeaban itinera-

rios extravagantes. Hombre hubo que para ir á la calle de Atocha, discurrió tomar la vuelta grande del Retiro. A última hora quedaban pocos en la docta casa, comentando los hechos y reconstruyéndolos conforme á datos fidedignos. Por la calle de Sevilla y Carrera de San Jerónimo había pasado la tragedia, dejando en las baldosas huellas de sangre. Los que allí perecieron, no eran gente díscola y bullanguera, sino pacíficos señores que en nada se metían; iban á sus casas; salían del Casino ó del café de la Iberia, pensando en todo menos en su fin inminente... En el pasillo grande del Ateneo permanecían dos corrillos de trasnochadores. El más nutrido y bullicioso ocupaba el ángulo próximo á la puerta del Senado; allí analizaban la bárbara trifulca un antillano llamado Hostos, de ideas muy radicales, talentudo y brioso; otro americano, don Calixto Bernal, diminuto, maestro y apóstol de las cuestiones coloniales: Manuel de la Revilla, grande espíritu en un cuerpo mísero; Luis Vidart, artillero, filósofo, escritor, poeta... y otros. En el segundo corrillo, junto á la entrada de la Biblioteca, Tubino, Fulgosio, Moreno Nieto, y unos cuantos jóvenes que en aquel nido de la inteligencia se criaban para la oratoria y la política, embriones de afamados repúblicos, determinaron que la consecuencia inmediata del sangriento motín era la crisis... crisis total! En el Salón de Lectura sólo quedaba una persona, gravemente silenciosa y abstraída, los ojos clavados en una revista extranjera, y el espíritu á mil leguas de las sangrientas colisiones de aquella noche nefanda... Algunos del corro primero se acercaron á la puerta del Salón, movidos de curiosidad, y vieron la figura menuda, melancólica y calenturienta de Tristán Medina.

Estruendoso fué el vocerío de los partidos, de los periódicos, del ciudadano alto y bajo. Desatada la opinión sectaria, gente había que deploró no fuera mayor el número de muertos. Hablaban los madrileños en los cafés v en medio de la calle con un ardor que revelaba el desasosiego del cuerpo social. Transcurridas las vacaciones de Semana Santa, desfogaron en el Senado los hombres públicos, aprovechando la mejor ocasión que podía ofrecérseles para tirar certeros chinazos á la frente del Gobierno. Prim, Gómez de la Serna y don Cirilo Alvarez, pronunciaron tremendos discursos. El más hermoso fué el de Ríos Rosas en el Congreso. Uno tras otro, disparó contra los responsables del suceso de la noche del 10 (que bautizada quedó con el nombre de San Daniel), los más formidables cantazos que recibieron en todo tiempo cabezas ministeriales; y como en el pasaje más ardiente, al llamar con voz de trueno miserables instrumentos á los guardias de la Veterana, le soltase la mayoría la rutinaria muletilla que se escriban esas palabras, se revolvió como un tigre, y estampó con un manotazo esta

respuesta grandiosa y clásica en la frente de la Representación nacional: "Si no fueran mías, pediría que se esculpieran., González Bravo, con titánico esfuerzo de su fecundo numen oratorio, pronunció diez y ocho dis-

cursos en las dos Cámaras.

De algunos incidentes lamentables del día 10 quedó memoria por mucho tiempo. El respetable ministro don Antonio Benavides, que vivía en la calle de Carretas y salió tranquilo de su casa, fué atropellado por los guardias en los momentos de mayor confusión y barbarie. A la misma hora, pasaba en su coche por la Puerta del Sol el ministro de Fomento, don Antonio Alcalá Galiano, y fué tal su emoción al oir los silbidos y ver el tumultuoso y amenazador oleaje de la plebe iracunda, que ya no volvió á su ánimo la tranquilidad. A los pocos días murió casi repentinamente de un ataque apoplético. Así acabó aquel maestro de la oratoria, en su juventud ardoroso evangelista de la Libertad. Su muerte fué, en cierto modo, una muerte obscura; pues apagada estaba ya su fama mucho antes de que Îlegara la última hora de su existencia honrada, voluble, y al fin más prestigiosa en la esfera literaria que en la política.

Desfilaban sobre la memoria de estos acontecimientos las horas grises y los días insulsos, y el bueno de Beramendi entretenía sus ocios con el arte, y singularmente con la música. Dos ó tres noches por semana iba Rodrigo Ansúrez á casa de su protector; ad-

miraban sus adelantos Guelbenzu, Monasterio y no pocas damas que en el arte veían el más noble de los lujos. Se improvisaban conciertos amenísimos; tocaban Monasterio y Rodrigo con Guelbenzu admirables sonatas clásicas de violín y piano, y una baronesa muy linda cantaba como los ángeles. En la vaguedad de su solitario pensamiento, relacionaba el soñador Beramendi la música de Beethoven y Mozart con la Historia lógico natural del eminente compositor Confusio, y descubría entre uno y otro arte semejanzas notorias, que saltaban á la

imaginación y al oído.

Una tarde, el Marqués dijo á Confusio: "Necesito dilucidar un punto obscuro de Historia fea y prosáica, que todo no ha de ser Historia estética y soñada. ¿No me has dicho que en tu casa de huéspedes vive ese Carlos Rubio, redactor de La Iberia? Es amigo mío. Quiero hablar con él. Haz por traérmele mañana. Procura desinfectarle, pues ya sabes que es tan grande su suciedad como su talento. Aquí estuvo una tarde, y mi mujer, al verle salir, me llenó la casa de sahumerios. "Volvió Santiuste al día siguiente, despachado el encargo. "El amigo Carlos Rubio salió para Valencia, digo, para Alicante. A punto fijo no se sabe para dónde ha salido. Llevaba por equipaje su capa llena de remiendos, y unas prendas de ropa envueltas en un número de La Iberia.

— Coincide — dijo el Marqués, — la desaparición de Carlos Rubio con la de Manolo

Pavía. La tirada de patos en la Albufera es un hecho. Allá estará Prim cazando, dígase conspirando. ¿Y qué regimientos y ba-

tallones se han comprometido?,

Alzando sus miradas al techo, expresó Santiuste del modo más significativo su ignorancia de todo acontecimiento sedicioso, pues en su Historia, para él la única verdadera, no se sublevaba el ejército. La palabra pronunciamiento sólo figuraba ya en el Diccionario como arcaísmo, á disposición de los pedantes. Aquel mismo día comprobó el Marqués la salida de Prim y de Lagunero para la cacería, y observó en algunos progresistas caras de ilusión. No había pasado una semana, cuando recibió una esquela de Teresa Villaescusa, pidiéndole entrevista para hablarle de un asunto reservado y de mucho interés. ¿Interés para quién? Para ella, sin duda. En la carta, que era un dechado de mala ortografía, deciale que no se determinaba á visitar al señor Marqués, porque podría la señora Marquesa escamarse, etcétera... Le haría el señor don José un gran favor pasándose á tal hora por la casa de su madre de ella, doña Manuela Pez.

Pues allá se fué el hombre con la conciencia tranquila y sin otro estímulo que el de la curiosidad, pues nunca tuvo devavaneos con Teresita, ni temía caer en sus bien tendidas redes. La encontró muy guapa, todavía un poco marchita de las resultas de su grave enfermedad, ó quizás desmejorada por recientes amarguras. Pero con su

palidez y pérdida no muy sensible de carnes, conservaba Teresa hechizos imponentes, y un juego de ojos que daba la desazón al más austero. Solos en la sala, bien apañada de muebles incómodos, de floreros hórridos y candelabros siniestros, dió principio la pobre mujer á la exposición de su asunto. Los tropiezos de la cortedad iban desapareciendo á medida que entraba en materia, y llegó al dominio completo de la dialéctica y á una dicción fluida, como la de un experto letrado que informa ante la Audiencia.

He aquí el triste caso: González Leal estaba tronadísimo. Gastando con exceso sus rentas, había tenido que desprenderse de las fincas rústicas y de las casas que heredó de sus padres. La pícara afición á caballos y coches, el juego, de añadidura, fueron las primeras causas del desastre. Luego vinieron otros despilfarros y calaveradas... Al llegar á este punto, afinó Teresa su elocuencia y enardeció su acento para decir: "No haga usted caso, señor Marqués, de la calumnia indecente que me atribuye á mí la ruína de Leal... que si mi lujo... que si lo que gasto en tocador y en perfumes... que si mis vestidos, que si mis alhajas... No, señor Marqués: como Dios es mi padre, no he sido yo quien se ha tragado, así lo dicen, todo aquel caudal tan saneadito... ha sido él: los caballos de él, los malditos factores, el juego, señor Marqués; las comilonas de tanto y tanto amigo en el soto de Rebollar...

ha sido también la política y la conspiración, porque... verá usted... era un chorro
continuo... Tanto para tal periódico... tanto
para imprimir discursos... tanto para un almuerzo á donde iban los patriotas con hambre atrasada... tanto para los presos ó deportados... tanto para la corona fúnebre que
se había de poner á las víctimas... tanto para
el viaje de este conspirador, ó para la familia del condenado á muerte... En fin, señor
Marqués, que no he sido yo, no he sido yo,
se lo juro: tan cierto, como que le pido á
Dios la salvación de mi alma. Me acosan con
calumnias, malos decires y falsos testimonios. Es la envidia, señor, que no desmaya,

que no perdona...,

Suspiró Beramendi; tomó aliento Teresa, prosiguiendo así: "Hemos llegado, señor mío, al ahogo constante, y á no tener ni un día ni una hora de sosiego... Si en poco tiempo se acabaron los bienes, más pronto se acabó el crédito... Comprenderá usted la situación, aunque nunca se ha visto en ella... ni quiera Dios que se vea... Aunque hablando á usted con toda sinceridad, no tengo vocación de pobre, ni puedo aceptar sin violencia tantas privaciones y afanes, no quiero abandonar á Leal... ¿Verdad, senor Marqués, que no puedo ni debo? No: él ha compartido conmigo su bienestar; compartiré yo ahora con él la pobreza... De Valencia he venido hace dos días para arreglar un asunto de Leal, y allá me volveré en cuanto lo arregle... ¿Será un atrevimiento

mío contar con la bondad de usted?..., (Pausa.) ¿Qué era, señor? Pues muy sencillo. Teresa puso en su lenguaje toda la claridad del mundo para enterar al caballero del terrible atascadero en que se veía. "Entre los acreedores de Leal, hay uno, señor Marqués, uno, el más molesto diablo de la usura que Satanás echó sobre la pobre España. Después de habernos sacado por réditos y capital como seis veces lo que prestó hace dos años, ahora, con un pagaré que Leal y yo firmamos y que no se le ha podido pagar, quiere quedarse con todos mis muebles. Le advierto que por ocho mil cochinos reales declaramos haber recibido diez mil; y en fianza los muebles, que me han costado más de dos mil duros. ¿No es esto robar? Por la Virgen Santísima, ¿no es una infamia que venga ese tío ladrón y me embargue y me desvalije?... Pues ahora me falta decirle que ese verdugo, ese asesino y chupador de sangre, es un empleado en Gobernación llamado Telesforo del Portillo... El señor Marqués le conoce bien: es feo, con bigote de charretera, y ojos de carnero moribundo.

-Ya: dijera usted Sebo, y le habría reco-

nocido más pronto.

—Ajajá... Sebo le llamaban cuando era de la policía. De poco acá presta dinero. El dice que el dinero no es suyo. ¡Sabe Dios de quién será!

—Dios lo sabe; pero no lo dice. El infierno pone el dinero de la usura en manos escondidas, hipócritas. Con esas manos se san-

tiguan muchos que pasan por personas honradas y piadosas... En fin, á usted le han dicho que yo tengo influencia sobre ese bárbaro Sebo... Es verdad que la tengo, y que la emplearé en hacerle desistir de atormentar á usted... ¿Es eso todo lo que esperaba de mí?

—¡Ay, señor!—replicó Teresa balbuciente y medrosica:—es algo más. Yo... yo... sabedora de que Sebo es para usted como un perro... me atrevía... perdone... á esperar de usted que á más de ese favor me hiciera otro... Decir á Sebo que se resigne á cobrar más adelante... Leal espera una herencia... y que no nos fastidie, que nos dé otros diez mil reales, sin descontarnos nada, con rédito más cristiano que el tres mensual... y

á pagar cuando se pueda.,

Conquistado por la intensa amargura con que Teresa relataba su suplicio, y también por la belleza de la prójima, que belleza y desdicha combinadas no hallan resistencia en ningún corazón hidalgo, le hizo Beramendi formal promesa y casi juramento de acudir á su cuita y dejarla resuelta al día siguiente, con ó sin Sebo... Y fué tan vivo el júbilo de la mundana, que casi llorando intentó besar las manos á su caballeresco favorecedor. Atajó éste la demostración, así como el ponerse de rodillas, y Teresa hubo de limitarse á dar suelta á su gratitud con estas nobles palabras: "Ya me decía el corazón, señor Marqués, que usted no me dejaría desesperada en manos de ese bandido.

Yo he pasado en Valencia y aquí las mayores angustias, discurriendo á quién volvería mis ojos... ¿A quién, Señor?... Un día y otro día fuí muy devotamente á la Virgen de los Desamparados, y de rodillas me pasaba las horas muertas pidiéndole que me sacara de penas. Confiaba en la Virgen, porque como yo le había regalado todas mis alhajas cuando salí de aquella maldita enfermedad, pensaba que en alguna forma me las devolvería... Nada, señor; no conseguí nada. Y aquí, en cuanto llegué, me fuí á la Virgen de la Paloma... Siempre le tuve devoción... Pues nada, señor; nada... Hasta que me entró de repente una idea... y sin saber cómo pensé en el Marqués de Beramendi, y dije para mí: "Dejémonos de vírgenes, y vámonos á los caballeros...,

—¿Y quién le dice á usted, incrédula, que la de la Paloma, de quien soy yo también muy devoto, no le inspiró la idea de venir á dar conmigo y contarme su conflicto?

-Es verdad, señor: así fué. Ahora caigo en ello...

## XV

—También ha de saber usted, Teresa dijo el caballero con jovial cortesía,—que este pequeño favor que le hacemos la Virgen y yo, no es enteramente desinteresado. Siéntese usted, serénese y óigame... Ha dicho usted que de Valencia vino hace días y que á Valencia volverá. ¿Puede decirme qué resultado ha tenido lo que por pudor político llamamos cacería de patos en la Albufera?... Usted me entiende. O tenemos ó no tenemos confianza uno con otro... Si le da por disimular, disimule; pero no podrá negarme que allá fueron Carlos Rubio, Lagunero y el jefe de la cacería, general Prim... ¿Qué... vacila usted en ocultarme lo que sabe? ¿Me cree capaz de vender un secreto?...

—¡Õh! no, señor Marqués...—dijo resueltamente la Villaescusa pasando de la perplejidad á la confianza.—Usted no puede venderme... No es usted del Gobierno, ¿ver-

dad?

—Soy amigo de Prim, aunque no nos tratamos íntimamente. Sus ideas son las mías. Con mi pensamiento y con toda mi admiración, le sigo en sus campañas por la Libertad... ¿Triunfará? Esto pregunto á quien pueda decírmelo.

—¡Oh! sía. Prim... Es el único hombre que tenemos en España... Pues bien, señor: lo que usted llama la cacería de patos, ha sido el fiasco número uno.

—Por defección de los que se habían comprometido... ¿Con qué regimiento contaban?

- —Con Burgos, señor Marqués. Al coronel Rada le llamo yo capitán Araña. A todos embarca y él se queda en tierra. Hoy habrá regresado á Madrid Carlos Rubio. El General y Pavía no tardarán en volver... Puesto que usted me ha de guardar el secreto, le diré que preparan otra, y esa parece que irá de veras. Entrarán todos los Cuerpos de la guarnición... Ello será para el mes de Junio.
- —El pobre Leal, tronadito y todo como está, se distraerá de sus melancolías conspirando furiosamente... ¿Recuerda usted qué Cuerpos componen la guarnición de Valencia?
- —Burgos, San Fernando, Extremadura... alguno más hay que no recuerdo. Es Capitán General don Juan Villalonga... Como usted dice, Leal se moriría de tristeza si no pasara el rato catequizando militares. Es su fanatismo... es otra pasión como el juego... Leal no descansa... Dormido, habla con los capitanes; despierto, con los sargentos. En las mismas trapisondas anda Jesús Clavería.
- —¡Ah, sí! Me lo ha quitado usted de la boca. Ya iba á preguntar por este simpático amigo mío...

—Ahora que me acuerdo... Clavería y yo hemos descubierto algo que á usted interesa...; Qué tonta yo... no habérselo dicho antes!... ¿No se acuerda ya de que usted y Jesús andaban en averiguaciones de un chico que se escapó de su casa y se largó por esos mundos... y nadie sabía de él... y le buscaron en Cádiz, en Méjico, en el Demonio, sin encontrar su rastro?... ¿No recuerda que ese pícaro escribió sin firma diciendo que estaba en el vapor de don Ramón? De la tertulia de usted, Marqués, llevó á mi casa esta no. vela Clavería, que es uña y carne del padre de ese hijo pródigo... Pues... hablando un día con un primo de Leal, piloto, llegamos á descubrir que el vapor de don Ramón no era otro que el Monarca, de que es capitán don Ramón Lagier. Y este señor, que es amigo de casa, vino un día á comer una paella con nosotros, y allí, charla que charla, oyéndole contar cosas notables de su vida, nos enteramos de que por él fué recogido el chico en medio de la mar. Iba en una lancha, navegando solo. Usted, Marqués, habrá leído novelas de mil lances maravillosos; pero ninguna leyó jamás como la de ese galopín. Le vimos una tarde que fuimos á bordo, convidados á merendar...,

Díjole Beramendi que el interés suyo por el muchacho fugitivo era de un orden muy secundario, y que si anduvo en diligencias para buscarle, fué por servir á Clavería, amigo muy íntimo del padre de la criatura, un señor de la Rioja alavesa, llamado Ibero... Pero aunque su interés por Iberito no era directo, se alegraba de su reaparición en el mundo de los vivos, pues por muerto se le diputaba. De Lagier dijo que le conocía de nombre, y tenía noticia de su intrepidez, de su exaltado patriotismo y frenético amor á la Libertad, así como del suceso dramático de la pérdida de sus hijos. A esto agregó Teresa que la novela del capitán Lagier y la del atrevido Iberito se habían enlazado, y corrían ya juntas por los mares. Describió al muchacho vagabundo pescado al fin en el Mediterráneo por Lagier, como un hermoso salvaje, que apenas hablaba y todo lo decía con los ojos. El capitán le había tomado afecto; le enseñaba la náutica y los trajines de á bordo, y le daba lecciones de furioso liberalismo.

Para terminar, añadió la mundana declaraciones de orden distinto, bajando la voz con misterioso secreteo. "Tengo entendido... no puedo asegurarlo... hablo sin otro dato que algunas palabras sueltas que oí el mismo día de mi salida de Valencia... pues... creo yo... que en la que están preparando para Junio se ha determinado que el General llegue á Valencia por mar, llevado por el capitán Lagier desde Marsella, no sé si en el vapor que ahora manda ó en otro que fletarán para el caso..., Y nada más dijo de estas cosas, que eran como los borradores de la Historia. El júbilo que sentía Teresa por la generosidad del caballero, despertó en su ánimo tal apetito de sinceridad, que si fue-

se dueña de los más graves secretos revolucionarios, los entregaría de un solo arranque al hombre bueno y próvido, como se entrega á un confesor toda la conciencia. El Marqués acogió las confidencias de la guapa hembra con mediana satisfacción, pues si buena curiosidad satisfizo, buen dinero le costaba. Era un platónico de la libertad, un idealista ocioso, que mataba su hastío paseándose por las nubes, ó correteando por el suelo pedregoso de la realidad. En lo más alto y en lo más bajo, alternativamente po-

nía todo su espíritu.

El tiempo restante, hasta las dos horas que duró la conferencia, lo emplearon en chismografía mundana, contando historias, líos y trapicheos, materia en que los dos, cada uno en su esfera social, eran buenos sabidores. Despidióse al fin el Marqués; quedó Teresa más alegre que las castañuelas; volvieron á verse al siguiente día para dejar ultimado el negocio, parte con Sebo, parte sin él; despachó ella sus quehaceres; partió á Valencia... Beramendi la vió partir melancólico. Era una gentil diablesa que á su modo colaboraba eficazmente en la armonía humana. Arrojaba unos granitos de desenfado sobre tanta corrección enfadosa, granitos de alegría sobre tanto ascetismo.

En su viaje á Valencia no fué Teresita sola; en el mismo tren iban personas que la conocían, alguna en el departamento ocupado por ella, otras en coches más ó menos distantes. Tarfe la saludó desde una venta-

nilla; Sánchez Botín, que iba con su familia, charló con ella unos momentos y le pagó el chocolate en la fonda de Alcázar de San Juan. El que viajaba en el mismo departamento que ella era don Enrique Oliván, funcionario público de subido rango, casado con mujer rica, joven por no pasar de los treinta y seis años, viejo por la respetabilidad de una calva precoz y el cascado timbre de su palabra sensata. En todo el camino fué requebrando á la hermosa viajera, con disimulada expresión y voz de confesonario, pues iban dos señoras y un caballero en el mismo coche. Desagradable fué para Teresa la compañía de Oliván y su pegajoso galanteo. Pero no tuvo más remedio que soportarle hasta la estación donde terminó su viaje don Enrique, que fué la de Almansa...

Bueno será indicar aquí el abolengo del tal, porque no es dudoso que el narrador se tropezará con él páginas arriba ó abajo. Era hijo de don Eduardo Oliván é Iznardi, el empleado eterno á quien vimos y celebramos en las oficinas de Hacienda cuando las regía el gran Mendizábal. Hombre de más suerte que aquel don Eduardo no había existido en el mundo; nació de pie, y sus pies echaron, desde la infancia, profundas raíces en la administración española. Deparóle el Cielo una mujer que fué la más allegadora que en ningún hogar se ha podido ver, hembra de peregrina industria para llevar positivos bienes á casa. Nada tenía el hombre; desafiaba las políticas tempestades, se reía

de las crisis, y frotándose una mano con otra, repetía la egoísta fórmula: mi olla, mi misa y mi doña Luisa. Y estaba en lo cierto, porque la hermosa doña Luisa era un águila para la cacería y cautiverio de hombres públicos, de los cuales recababa protección larga y tendida para su esposo y sus hijuelos. Estos, casi mamando, entraban en las oficinas públicas, y en ella se criaban agarrándose y ascendiendo como el aprovechado padre. ¡Qué maña se daría el matrimonio, que después de alimentar á los niños en el pesebre burocrático, á los tres los casaron con muchachas ricas, de familia de banqueros ó negociantes gordos! Gran mujer era doña Luisa, que ya vieja y retocada de afeites untuosos, sostenía las posiciones de sus hijos, y esperaba la hornada de nietos para colocarlos desde que pudieran andar solos por la calle y encasquetarse una chistera. A su marido, el sufrido don Eduardo. le tenía en un panteón papiráceo del Tribunal de Cuentas, donde no hacía nada y cobraba como un obispo, con una grande y pesada mitra en su cráneo, formada de la vieja substancia córnea...

Como se ha dicho, quedose Oliván en Almansa, pues en esta ciudad y en la próxima de Montesa desempeñaba con pingüe sueldo una comisión del Gobierno referente á los bienes que fueron de las Ordenes militares. De allí tendría que trasladarse á Uclés, el priorato de Santiago... No estuvo Teresa mucho tiempo sola, porque en la Encina se

le metió en el coche Manolo Tarfe, antiguo amigo suyo, siempre grato y de buena sombra. Iba Tarfe á Chiva, residencia de su tía materna doña Ramona de Zayas, anciana y riquísima, á la cual amaba tiernamente como sobrino y presunto heredero. Charlando de sucesos presentes y futuros, no de los pasados, ya prescritos, llegaron á Valencia, donde cada cual tiró por su lado. Metióse Teresa en una tartana para dirigirse al Cabañal, donde vivía. No encontró á su Leal, que estaba ausente, ni los criados pudieron decirle á donde había ido. Sospecho que estaba en Alicante ó en Tortosa, trabajando el elemento militar. Preguntó si había llegado al Grao el capitán Lagier, y le respondieron negativamente. No quiso inquirir más, pues los espías soplones aparecían donde menos se pensaba.

Seis días pasó Teresa en amarga inquietud temblando por su amigo y señor, pues en tales aventuras la pelleja estaba siempre vendida, y al fin apareció Leal en lastimoso deterioro físico y moral, derrengado y con un humor de mil demonios... Había estado con Clavería en Castellón y en Peñíscola; no habían encontrado más que tímidos ó cucos, de éstos que viven viéndolas venir, deseando el éxito, pero sin bríos para salir en su busca. Así no se va á ninguna parte. La pobre Libertad no encuentra ya más que amadores que sólo la miran con un ojo, mientras ponen el otro en el cochino gar-

banzo y en quien lo da...

Era Jacinto González Leal un cuarentón gastado por los afanes de una vida artificiosa; se desvivía por adestrar caballos y lucirlos en coches de lujo, paseando en ellos la vanidad ajena; se arruinaba con jiras y convitazos campesinos en que su propio placer tenía mínima parte; derrochaba dinerales con Teresa para tenerla encerrada ó mostrarla como una joya, más valiosa que por su mérito por lo mucho que le costaba; jugaba sin arte ni freno, como si el perder fuera la más elegante forma de vanidad; conspiraba por dar gusto á su inquietud levantisca, más que por conocimiento razonado y hondo de los males de la patria; era, en fin, un bruto de excelente corazón, de los que serían felices dominados por una voluntad superior, de hombre ó de mujer. Teresa, compañera ocasional, adventicia, no podía ó no sabía ser esa voluntad.

"Sé que has venido con Tarfe—le dijo Leal, que en sus días de mal humor era celoso impertinente.—Ya sabes que no me gusta que hables con ese danzante., Contestábale Teresa lo mejor que podía, rechazando todo motivo de recelo. Lo que mayormente la desconsolaba era que Leal no se mostrase agradecido por la grande hazaña de ella en Madrid, arreglando lo de Sebo, y sacándole á éste más cuartos. Ni aun con el alivio que le trajo Teresa, se mostraba Leal satisfecho; más bien gruñía, expresando su sospecha con maliciosas conjeturas. "No me cabe en la cabeza—decía,—que Sebo haya

hecho todo eso de su natural motu proprio. Nunca he visto que una pantera se deje pasar la mano por el lomo y se vuelva gatito manso... No puede ser, Teresa. Tú no me dirás, ya lo sé, cómo domesticaste á la fiera... Ni te lo pregunto más..., Replicaba la pobre mujer con energía, sacando á cuento su dignidad, su honor y que sé yo qué... Luego lloriqueaba un poquito; y con el agua de este Iloriqueo se calmaba la procelosa escama del buen Leal, que era un niño, y fácilmente pasaba de la hosquedad al mimo acaramelado y baboso... Por fortuna para Teresa, la displicencia de Leal se trocó en franca alegría con la presencia inopinada de Carlos Rubio, que entró de rondón una noche diciendo: "Ya viene, ya viene. Esto es un hecho.

-¿Vendrá por mar?

—En un vapor extranjero... Ya don Juan ha salido de Vichy. Debe de estar en Marsella.

-¿Ha llegado Pavía?

—Sí... Ha llegado también don Joaquín...;Don Joaquín Aguirre! el presidente del Comité revolucionario... Venga usted conmigo á Valencia... Ahí tengo una tartana.,

## XVI

Carlos Rubio, tuerto y picado de viruelas, vestido como un pordiosero, era el contraste más rudo que puede imaginarse entre una facha y una inteligencia. Diógenes no parecía su maestro, sino su discípulo. Aborrecía el agua tanto como adoraba los ideales de Libertad y Justicia. Los que no conocían de él más que su prosa brillante, un poco lírica y sentimental, le habrían dado en la calle un ochavo moruno, si él lo pidiera. Así como otros pregonan con la efigie su importancia, á veces su talento, él no pregonaba más que su extremada modestia. ¿Y qué mejor pregón de patriotismo que aquel pergenio de mendicidad? ¡Pobre Carlos Rubio! Jamás existió quien tan desinteresadamente trabajase por el bien de su patria, á la que no pedía más que un pedazo de pan para comer y un trapo de desecho para cubrir sus carnes. Si España necesitaba de él servicios patrióticos en determinado momento de su historia, y él los prestaba, ¡cuán baratos le salían! Envuelto en su miseria como en una toga, era digno, altanero, incorruptible.

Según dijo Leal á su compañera, con el anuncio de la llegada del General los mili-

tares comprometidos se mostraban más animosos, y los mismos guindillas hacían la vista gorda: también ellos, los pobres, se plantaban á verlas venir. Supo además Teresa que todos los Cuerpos de Infantería estaban en el ajo: eran Burgos, Borbón, San Fernando y Extremadura. Los coroneles Alemani, Rada, Crespo y Acosta se crecerían, alentados por la efectiva presencia del invicto Prim. La Caballería se agregaba al movimiento; la Artillería repugnaba pronunciarse, pero saldría de Valencia, que era

como dar un mudo consentimiento.

La fecha aproximada del arribo del General sólo la sabía don Joaquín Aguirre, que se alojaba con nombre supuesto en la fonda del Cid. Era este señor una excelente persona, catedrático de Disciplina eclesiástica en la Universidad de Madrid, hombre más abonado para empresas de legislación y de paz, que para los trotes guerreros y sediciosos en que le habían metido. No creyéndole seguro en la fonda, lleváronle á una casita pobre entre el Grao y el Cabañal, habitada por familia marinera de absoluta confianza, y allí quedó el buen señor, disfrazado con un chaquetón grueso de patrón de lancha, botas de mar y una barretina vieja. No se compaginaba con el disfraz el rostro del profesor de Cánones, tristón, afilado y con grueso bigote gris. Por mareante no podía pasar. Disfrazáranle, á ser posible, de carabinero, y el equívoco habría sido perfecto. En la fonda del Cid continuó alojado Pa-

vía, que tenía medios de justificar su presencia en la ciudad, y en una casa humilde de la calle *Trinquete de Caballeros*, se aposentaban Clavería, Carlos Rubio y otros

progresistas que vinieron de Madrid.

¿Y Prim cuándo llegaba? Pronto, pronto... Del 8 al 9 de Junio lo esperaban; el 9 recaló un vapor francés, y á las tres de la tarde fondeaba en el puerto. Allí estaba... Silencio, disimulo. El General no desembarcaría hasta que cerrara la noche. Poco faltaba ya... Por Dios, que si era valiente el hombre, á perseverante y cabezudo no había quien le ganase, pues apenas fracasado en una tentativa de pronunciamiento, ya estaba metido en otra, sin perder su brío ni la ciega confianza en estas arriesgadas aventuras. Entre la primera de Valencia y la que á la sazón se preparaba, hubo otra desdichadísima, en Navarra. Vestido de aldeano atravesó el Pirineo á pie, desde San Juan de Pied de-Port á Roncesvalles, y arreando bueyes penetró hasta Burguete, donde le esperaba Moriones para decirle que las fuerzas de la guarnición de Pamplona, que se habían comprometido á dar el grito, se llamaban Andana. ¡La historia de siempre, el eterno balanceo de las almas guerreras entre el ardimiento y la ética militar! Colérico, mas no abandonado de su vigorosa constancia, volvió Prim á traspasar el Pirineo. Los reveses le enojaban, pero no le rendían. Dijérase que su desbordada bilis amargaba su voluntad dándole una consistencia irresistible. Era de un temple tal que si mil veces fracasara en aquel propósito, engendro de una convicción profunda, otras tantas pondría toda su alma en realizarlo. El

Destino se cansaría, el hombre no.

Y á los pocos días de repasar la frontera navarra, recorriendo después gran parte de Francia para volverse á Vichy, ya estaba otra vez el caballero de la revolución armado de punta en blanco para lanzarse á nueva empresa lejana y peligrosa. Cambiando su nombre, volaba á Marsella; avistábase allí con su amigo el capitán Lagier; éste, no pudiendo llevarle á Valencia, por expresa negativa de su armador, le agenció el flete de un vapor francés, que figuraría despachado con carga general para Orán y escala en puertos españoles. El tiempo que se tardó en diligencias reservadas y en arranchar el buque, lo empleó Prim en dar conocimiento á don Joaquín Aguirre, por correspondencia cifrada, de la fecha de su llegada al Grao, y en comunicarle las últimas y definitivas instrucciones para el alzamiento. A su salida de Marsella, tomó un sencillo disfraz para el momento del embarque, pues á bordo no lo necesitaba, hallándose en cordialísima inteligencia con el capitán francés, por obra y gracia del Grande Oriente Universal, del Rito Escocés... Pero si en la salida convenía tomar algunas precauciones por el acecho vigilante de la policía francesa, al desembarcar en el Grao el peligro era mucho mayor y las precauciones habían de

ser extraordinarias. Tratado el asunto con el fiel amigo Lagier, determinó éste que en el viaje acompañasen á Prim dos hombres de mar, los cuales no se separarían de él en el acto de tomar tierra española, y á su disposición quedarían luego para lo que pudiese ocurrir, en el caso de que los acontecimientos impusieran una retirada mar afuera.

Ingenioso era el artificio ideado por Lagier. Los acompañantes de Prim eran un marinero viejo llamado Canigó, y otro joven que respondía por Bero, y ambos figuraron con nombre francés en el rol del barco fleta. do. Al presentarlos al General, don Ramón respondía con su cabeza de la lealtad de entrambos. El viejo era un experto mareante levantino, pariente de otro que en Valencia poseía dos buenos faluchos, y en ellos hacía con superior destreza el contrabando. El principal cometido de Canigó era disponer en el Grao una embarcación muy velera en que el General pudiera reembarcarse si ocurrían sucesos desgraciados. No era esto probable; pero todo debía preverse... En cuanto al muchacho, no dijo más Lagier sino que era valiente hasta la temeridad, leal hasta el sacrificio de la propia existencia, rudo hasta el salvajismo, y de tan pocas palabras que parecía mudo de nacimiento.

Durante la feliz travesía no salió Prim del camarote del capitán, que le colmaba de finezas y obsequios. Al llegar al Grao, se izaron en el mesana tres banderitas del telégrafo, señal convenida por el General con los de tierra para decirles que había llegado, y que al anochecer fuesen á buscarle á bordo. Cumplióse sin tropiezo esta parte del programa. En una lanchita con dos remeros, llegaron al costado del buque francés don Joaquín Aguirre, con el disfraz ya descrito, y Carlos Rubio, que bien enmascarado iba con su facha de pobre, ó de gancho, de esos que en todo puerto andan á la husma de pasajeros. Bajó á la escala Canigó á decirles que podían subir á bordo, pues no había en ello ningún peligro. El General les esperaba en el camarote del capitán, vestido con un sencillo traje azul de maquinista.

Llevaba don Joaquín Aguirre la proclama que se había de lanzar al pueblo y al ejército en el momento de la sublevación. Prim la firmó sin leerla. Todo le parecía bien con tal de que las tropas estuvieran bien decididas y no vacilaran en el momento preciso. Al venir á Valencia, contaba con que las vacilaciones, los miedos y los escrúpulos, que ya tantas veces habían dado al traste con sus esfuerzos, no se repetirían. "Lo que es ahora, espero que mis buenos amigos Alemani, Acosta y Crespo no me dejarán á la luna de Valencia. Dijo esto gravemente, sin reir el chiste, con aquella voz un poquito parda, de timbre lleno, expresivo sin estridencia, como el dulce sonido del oro... Hallábanse los tres españoles en el estrecho camarote del capitán, alumbrados por un farol cuya luz rojiza daba al

rostro de Prim un tono de cálida encarnadura, que alteraba su habitual tinte amarillo bilioso. El óvalo imperfecto de su faz, ancho en los pómulos, afilado en la barba; las ojeras que declaraban sus insomnios, la mirada viva, el pelo mal distribuído en mechones sobre la frente y las sienes, formaban con la ropa de maquinista una figura melancólica, absolutamente distinta de lo que aquel hombre representaba en la realidad.

A las preguntas del de Reus acerca de las disposiciones de la guarnición, contestó don Joaquín que éstas eran excelentes; sólo que los coroneles habían acordado una modificación del plan primitivo de alzamiento concertado con el General antes de que éste saliera de Vichy. Se había convenido en que, á la señal de que el General estaba en el puerto del Grao, se echarían las tropas á la calle, acudiendo á determinado sitio, donde aguardarían la presentación del Jefe... Pues ya este plan no parecía práctico á los señores coroneles. Proponían que lo primero debía ser que Prim desembarcase, y luego que en tierra estuviera dispuesto á ponerse al frente de las tropas, éstas saldrían de sus cuarteles y... Tan mal le supo al caudillo esta enmienda de su plan de campaña, que sin acabar de oir lo que Aguirre le decía, se levantó bufando y soltó varias interjecciones catalanas, á las que siguieron estas castellanas quejas: "Siempre he de encontrar hombres tímidos, cuando busco hom-

bres de corazón que arriesguen el grado y el pellejo. ¿Pues qué, don Joaquín, se pescan estas truchas con las manos secas y las bragas enjutas? No he de venir yo jugando. me la vida una y otra vez para estrellarme ante... ante la comodidad de estos señores. ¿Quieren que yo desembarque y dé la cara para dar ellos después la suya? Si la dan en efecto, y no salimos con otro fiasco, menos mal. Vamos á tierra., Despidióse del capitán, que en francés le dió parabienes anticipados por el éxito de la empresa, y con sus amigos y los dos marineros bajó á la lancha. Antes de llegar á la escala, le había dicho Carlos Rubio que el desembarco sería con toda seguridad y sin ningún recelo, porque Leal y Clavería lo tenían arreglado con los carabineros y cabos de mar. Hombre de ardimiento y de previsión, Prim no olvidaba ningún detalle en el complejo organismo de aquellas empresas. Antes de saltar en tierra, reiteró á Canigó, en catalán, el en-cargo que ya Lagier le había hecho, de tener dispuesto y arranchado de todo un falucho muy marinero, de los dedicados al contra-bando. Respondió concisamente el lobo de mar que antes de tres horas estaría lista la embarcación. En ella quedaría él esperando órdenes, y el General podría comunicarlas por *Bero*, que con este fin estaría en tierra. La del Grao pisaron Prim y los suyos con

La del Grao pisaron Prim y los suyos con franca facilidad. Nadie les dijo nada, y algún carabinero los miró vagamente como si fueran lo que parecían. Ya cuando iban cerca

del café de la Marina, se les aproximaron Clavería y Leal, y hablando todos, para mejor disimulo, de cosas insignificantes, se encaminaron á la casa pobre del Cabañal en que Aguirre moraba. Ya en ella y sin tes-tigos, el héroe cogió un berrinche de los suyos, cuando le notificaron que por aquella noche no habría nada. La cosa, como solían decir en su fabla concisa los conspiradores, sería mañana. "¡Mañana!—exclamó el General, tocando con las manos, y no es figura, el techo de la menguada estancia.-¡Mañana! ¡Y yo estaba en que esta noche! ¡Veinticuatro horas de ansiedad! ¿Pero qué falta? ¿No estoy yo aquí?,, Trataban Aguirre y Carlos Rubio de aplicar emolientes á sn ardoroso ímpetu, cuando entró Acosta, coronel de Extremadura, y las explicaciones que dió, seguidas de la seguridad de triunfo, desbravaron un tanto el furor del de los Castillejos. Luego dijo á éste que de acuerdo con Pavía había resuelto instalarle en el casco de Valencia, á muy corta distancia del cuartel donde moraban los regimientos de Burgos y Borbón. Allí encontraría su uniforme, espada y cruces; allí hablaría fácilmente con los coroneles; allí, en fin, si no podían ofrecerle gran comodidad, le proporcionaban la ventaja inmensa de estar casi en contacto con los que pronto habían de ponerse á sus órdenes.

Accedió el de Reus, disponiéndose á entrar en la tartana que había traído Acosta; pero no lo hacía de buen talante, porque ha-

bría preferido que le aposentaran en el propio cuartel de las fuerzas dispuestas á sublevarse... Esto, según dijo Acosta, ni él ni Alemani lo creían prudente... Tanta prudencia y tanto ir y venir y requisitos tantos, eran ya inaguantables, ¡voto va Deu!... Y por Dios, que se le acababa la paciencia... El 3 de Mayo de 1864 había dicho solemnemente que antes de dos años y un día arrollaría los Obstáculos Tradicionales, y el tiempo corría, ¡caray!... se deslizaba lento, fatídico, burlón...

## XVII

Y he aquí que el buen Leal, que á todo atendía, dijo á *Bero*: "Hasta mañana nada tendrás que hacer... En tanto, vete á casa; duerme, come, y de allí no te muevas hasta que se te den órdenes., Obedeció el marinero, y aquella noche durmió en la casa de Leal. Al día siguiente se le dió de comer todo lo que quiso. Obediente á la consigna, el hombre no se movía del patio, y pasaba las horas sentadito en un poyo, ó acariciando á un perrillo que con él hizo francas amistades. Llegóse á él la patrona, movida de intensísima curiosidad, primer estímulo del alma de mujer, y con semblante risueño le sometió á un proceso verbal muy minucioso.

"Tú eres Santiago Ibero.

—Sí, señora.

Tú te escapaste de la casa de tus padres.
No, señora: de la casa de un primo de

mi padre, don Tadeo Baranda.

Es lo mismo. ¡Valiente pillo estás! ¿No te da vergüenza de ser tan loquinario y tan andariego?

—No, señora.

—Y parece como que se alaba... ¿Habráse visto...? Tú corre que corre por esos mundos, y tus padres muertos de pena... y el pobre Clavería medio loco buscándote... ¿Pero dónde diablos te habías metido?,

Puso en esta pregunta Teresa todo el fulgor de su mirada, queriendo turbar así la seriedad estatuaria del mocetón. Las respuestas de éste caían de sus labios opacas

y frías.

"Parece que estás lelo... Y esos ojos de azabache, ¿para qué los quieres? ¿Para no decir nada? Vaya, que no he visto marmolillo igual... Bueno: pues dígnate ahora contestarme con más alma á esta otra pregunta: ¿eras el paisano que con otro paisano y un sargento fué preso en Leganés?

—Sí, señora: yo fuí.

—Según eso, no te embarcaste para la Habana.

—No, señora.

-Ya...¿Con que te prendieron?...¿Y á dónde te llevaron?

-A Melilla.

-Y allá estarías cautivo meses y meses...

y te trataron como á un perro, y... ¿Dices que sí?... Pero lo dices sin indignación. ¿Eres de piedra? Padeciste hambre, malos tratos... ¡Pobrecillo! ¿Y cuándo y cómo saliste de allí?

—El cuándo no puedo decirlo... No tenía yo almanaque para saber eso... Sé que era invierno, que hacía frío...

—¿Fuiste absuelto; te dieron la libertad?

-No, señora: me escapé.

—Vamos, vamos... No te costaría poco trabajo...¿Y te escapaste solo?...¿No? Te fugarías con otros presos.; Vaya una familia! Asesinos, secuestradores... El que menos habría matado á su padre.

—Sí, señora...

—Ya me contarás otro día cómo fué esa escapatoria. Me gustan mucho las novelas no escritas, sino contadas... Dime otra cosa: ¿qué idea llevabas cuando dijiste al cura "tío, buenas noches,", y te fuiste á Madrid?

—Llevaba la idea de hacer alguna cosa grande, como las que yo había leído en la

historia de Méjico.

—¡Cosas grandes!—exclamó ella con vago aturdimiento, dejando volar su mirada más allá del espacio que ocupaba la figura que tenía delante. Y al regresar de aquella escapada por el espacio, traía su espíritu esta inflexión burlesca:—Cosas grandes son… las pipas en que se guarda el vino… las velas de los barcos, los rabos de las cometas… ¿A fabricar esto querías dedicarte?… No lo creo. A tí se te habían metido en la mollera otras

grandezas... Lo que hay es que te caíste de un nido, y al estrellarte se te rompió la cabeza, como se rompe una hucha, y las ideas grandes se te salieron y se te desparramaron por el suelo. Consecuencia: que no has podido hacer lo grande, porque el mundo no está para eso, ni lo chico ni nada, porque toda la fuerza se te ha ido en querer cosas imposibles... Al fin sonríes... Graçias á Dios, ya veo alguna luz en esa cara, que tiene el color y el viso del café tostado... ¿Te sonríes porque me oyes decir las verdades?... Pues oirás otras... ¿Puedes decirme á dónde fuiste á parar cuando te fugaste de Melilla?

—Anduve por la costa... me escondía de noche en cuevas que hay... orilla de la mar... comía lapas... Una tarde ví lanchas... una muy cerca... y en ella hombres que pescaban... moros ellos de Argelia... Grité... me recogieron y me llevaron á un pueblo que llaman Nemours... De allí fuí á Orán. En Orán me contraté en un jabeque español que iba al contrabando de Gibraltar... Fuí á Gibraltar, metimos el contrabando y fuimos á echarlo en Estepona... Digo que fuimos; pero no que lo alijamos, porque nos salió una escampavía... Era una noche más negra que el morir...; con una mar...! No se ría usted, señora, que el caso no es de risa.

-Deja que me ría (cantando). "¡Ay, ma-

má, qué noche aquélla!...,

—La escampavía nos largó un cañonazo... Corría más que nosotros... nos cogía; casi estábamos cogidos... El patrón y dos marineros echaron al agua la lancha mayor. Yo con otro hombre... se llamaba Periandro y era griego de nación.., nos metimos en el chinchorro, y bogamos mar afuera, bogamos, bogamos, con toda el alma en los puños...

—¿Y os salvásteis?…

—La obscuridad quería salvarnos, y la mar furiosa nos quería tragar. Bogábamos sin decir palabra... No había que decir más que una: "boga, boga...," Pero el maldito Periandro, que entró en el chinchorro borracho perdido, soltó de pronto el remo, y me mandó achicar. La embarcación hacía agua como un cesto... Yo achicaba... el diablo del griego me dijo que yo pesaba mucho, y que nos ahogaríamos... Yo le dije que yo no me ahogaba... Le ví como con intención de echarse sobre mí para tirarme al agua.

-¡Ay, pobrecito!-gritó Teresa piadosa

y asustada.—¿Y tú...?

—Nada, ¿qué había de hacer? Antes que me matara lo maté yo á él... y lo tiré al agua... Un día y media noche más me aguanté en mi chinchorro, hasta que me

cogió don Ramón.

—¡Jesús, qué peso me has quitado de encima!... Yo creí que te habías ahogado... ¡Demonio de griego!... ¿De veras no te mató? ¿De veras no te tiró al agua?... Esto parece cuento... Con que un día y media noche... y sin comer... y muertecito de frío... A ver, cuéntamelo otra vez.

-Con una basta.

—Don Ramón te trataría muy bien. ¿Verdad que es un hombre buenísimo don Ramón?

—No hay otro como él...; Y lo que sabe!; Y las tierras y personas que ha visto!...; Y las cosas tremendas que le han pasado!...; Y lo que ha leído, y las palabras buenas que le dice á uno, sacando el ejemplo de lo

malo que él ha sufrido!,

Notó Teresa que el rostro curtido de Ibero y sus ojos negros, luminosos, adquirían singular expresión de arrobamiento hablando de su capitán. Después de repetir los elogios del valiente marino y propagandista liberal, prosiguió así: "A él debes la vida y el pan que comes, y el ser un hombre útil y honrado, aunque sin pasar de simple marinero., Declaró entonces Ibero que su capitán le había enseñado todo el trajín del oficio de mar y el manejo de los instrumentos náuticos, instruyéndole asimismo en el saber de las estrellas que en la bóveda del cielo guían á los navegantes, y en el giro de los planetas en derredor de nuestro sol. A más de esto, habíale hablado del grande sufrimiento de los pueblos oprimidos por leyes injustas, y de la obligación en que estamos todos de ayudar á sacudir el yugo... Espejo y norte de todos era Prim. Lagier veía en él como un enviado de Dios; Ibero la encarnación de un pueblo que lucha por desatarse de ligaduras cuyos nudos estaban endurecidos por los siglos. El no se daba cuenta del cómo y por qué de estas ligaduras; pero las sentía en sus muñecas y en sus tobillos, y los efectos de ellas veía en cuanto le rodeaba.

"Se conoce que quieres mucho á Prim le dijo la patrona.—Bien, hombre, bien. Déjame que te haga otra pregunta... Si te parece que soy demasiado curiosa, no contestes, y en paz. Vamos á ver: tú sabes que á don Ramón le hicieron una trastada los frailes de Marsella... En un colegio de aquella ciudad, dirigido por un señor Oliver ú Olivieri, puso á sus dos niñas, Teresa y Esperanza, y á un niño pequeño. Las dos niñas fueron arrastradas con manejos hipócritas á su perdición... el niño murió. Sabrás por el mismo don Ramón esta historia negra... Lo que el buen señor padeció viendo aquel desastre de sus criaturas y no hallando en los Tribunales quien le hiciera justicia, también lo sabrás... El mismo nos ha contado que estuvo á punto de perder la razón, y que su dolor no se calmaba con nada de este mundo. Para distraerse de su pena, se metió más en los trabajos de la mar y en lecturas de cuantos papeles caían en sus manos. Leyendo, leyendo, llegó á dar en unos libros que... no sé si enseñan verdadera ciencia ó cosa de magia... Ya comprenderás lo que quiero decir... Ello es que don Ramón se apasionó por lo que leía, y que tuvo por verdadero cuanto dicen los tratados de aquella ciencia, religión, magia ó lo que sea. ¿No se llama eso el Espiritismo?

—Ší, señora.

—¿Y á tí te ha enseñado Lagier esas cosas, y crees en ellas? ❖

—Sí, señora.

—Según parece, los que creen eso llaman á los espíritus, y éstos acuden dando golpecitos con las patas de las mesas... También se les llama con un querer fuerte: vienen las almas de los que se murieron, y habla uno con ellas como yo estoy hablando contigo.

—Sí, señora...

-¿Y tú crees, tú has hablado...?

—He hablado con mi padrino don Beltrán de Urdaneta, un caballero noble, que sabía mucho, y era en todo generoso y grande.

—¿Y qué te ha dicho?

—¡Ah! muchas cosas. Me ha dado ejemplos de su vida noble para que los imite, y me ha dicho que obedezca al capitán Lagier en todo lo que me mande.

—¿Y el capitán te manda…?

-Por de pronto, que vaya á ver á mis padres...

-Te llevará él en su vapor. Ese pueblo

tuyo, Samaniego, ¿es puerto de mar?

—No, señora: no hay mar en mi pueblo. Yo iré por tierra. El capitán me ha dicho que si el general Prim sale triunfador en esto que llaman la cosa, me ponga en camino para mi pueblo. Después que me vea con mis padres, iré á San Sebastián ó á Bilbao, donde me recogerá el capitán.

—Me parece á mí—dijo Teresa risueña y maliciosa,—que lo que tú quieres es corre-

tear un poco tierra adentro... Dime la verdad: ¿tienes por ahí alguna novia, y quieres verla?

—Sí y no... Novia tengo; pero no es mi intención verla por ahora, ni está en el ca-

mino de aquí á mi pueblo.,

La sinceridad inocente, casi salvaje, que echaron de sí los ojos negros, profundos y leales del buen Iberito, cautivó á Teresa, dejándola un poco suspensa y desconcertada. Fué su intención interrogarle más, pedirle pormenores de aquella novia, que resultaba inverosimil por tratarse de un hombre que apenas salía del vapor en que marineaba... Porque no había de ser sirena, ni ninguna otra especie de ninfa oceánide, sino mujer efectiva, habitante en poética isla ó en algún oasis del litoral. Pero no pudo pasar la mundana de los primeros disparos del interrogatorio, porque llegó Jacinto con tres desconocidos, dos de los cuales eran carabineros, y después Clavería. Para todos fué menester preparar comistraje, y allí estuvieron horas largas dando y recibiendo órdenes, con lo que la casa al mismo infierno se asemejaba... Sobre los afanes y el delirio de los conjurados descendió la noche, que por más señas era serena y alumbrada de un espléndido creciente. Aquella noche trafa bajo sus alas de luminoso azul la empolladura de la revolución tantas veces anúnciada y nunca salida del misterioso huevo.

Hallábase Prim, como se ha dicho, en una casa de Valencia, cercana al cuartel,

acompañado sólo de Acosta, pues los demás nada tenían que hacer allí, y el entrar y salir de gente habría infundido sospechas al vecindario. A media noche vistió el General su uniforme, ciñó la espada vencedora, y se puso en el pecho las placas que comunmente usaba. Corrían los minutos perezosos. El tiempo, remolón, simulaba una inmovilidad burlona y traicionera. Cuando se creía que estaban próximas las dos, los relojes, como instrumentos sobornados por un destino adverso, no querían pasar de la una y media. Prim era la impaciencia misma; sus nervios vibraban; su bilis amarilleaba el blanco de sus ojos, y ponía en su boca el amargor de la pura quina... Pasos en la calle anunciaban que alguien venía con la noticia de la salida de tropas; pero lo que venía era el desengaño tras la extinción gradual de los pasos calle adelante.

La casa era ruín, pequeña, con un solo piso alto, solado de baldosines sobre vigas endebles; la escalera de palo, al aire; vivienda frágil, temblona, tan conductora de los ruidos propios y de los de la calle, que no cesaban de sonar en ella golpes, rasguños, estallidos ó lastimeros ayes de seres invisibles. Por la mañana vió Prim al dueño de la casa, llamado Vicente Jiménez, hombre incorruptible, según le dijo Acosta. Hablaba poco, y era de humilde condición. En el resto del día no volvió á verle; á prima noche vió una niña flaca, un anciano, gatos y perros... y durante la noche oyó pasos te-

nues y lejanos, voces indecisas de algún diálogo soñoliento, y hasta el toque rítmico de la pata de un perro que, al rascarse las pulgas, daba contra las tablas del suelo ó de un tabique. Todo se oía menos los pasos y voces de los que tenían que venir á notificar que la revolución yacente se había puesto

en pie.

Si al grande hombre, desairadamente escondido en aquella casa de Valencia en la noche del 10 al 11 de Junio de 1865, hubie. ra dado Dios un oído cien veces más extensivo que el que disfrutamos los mortales, habría percibido: primero, la voz del soplón que dijo al Gobernador civil, hallándose éste en el teatro, que se preparaba un alzamiento de gente de la huerta apoyado por fuerzas del ejército; después la voz del Go-bernador civil transmitiendo el soplo al Capitán General, Villalonga; habría comprendido, por las medias palabras de éste, que no daba importancia á la delación... Villalonga manda llamar al General Segundo Cabo, Larrocha, y le ordena recorrer los cuarteles... Llega el Gobernador militar al cuartel donde se alojaba Borbón, y lo primero que se echa á la cara es la oficialidad, toda en traje de marcha, y el coronel Alemani, dispuestos para salir con la tropa... La escena fué sencilla y cómica, pues rivalizando en timidez Larrocha y Alemani, el primero se limitó á decir al Coronel: "Véngase usted conmigo á ver al Capitán General,, y el segundo no tuvo arranque para

decir al otro: "Por lo pronto, quédese usted aquí preso, y luego veremos á dónde vamos., Momento decisivo fué aquél para la sublevación. La blandura con que procedía Larrocha, dando motivo á que se sospecharan condescendencias de Villalonga; la debilidad ó turbación de Alemani, que se dejó llevar mansamente, en vez de arrojarse á la resolución temeraria que el caso imponía, descompusieron en un minuto lo que en luengos y laboriosos días se había tramado. Contó Larrocha después á sus amigos que fué al cuartel con la idea de que sería encerrado en el cuarto de banderas. Bien claro se vió que la sublevación palpitaba en el alma del ejército, y que el toque consistía en saber romper con unánime impulso las formalidades de la disciplina. A poco de salir el Coronel, vino una orden llamando á los oficiales á la Capitanía General, donde quedaron detenidos. Creeríase que un Rector bondadoso trataba de apaciguar una rebelión de colegiales.

Clavería y un ayudante de Borbón, encargados de notificar á Prim lo sucedido, temblaban relatándolo; la cara del héroe se ponía verde, y sus ojos arrojaban un fulgor lívido. De pronto se encaró con Acosta, y echando por delante sus manos, que abofeteaban el aire, le soltó esta rociada: "Yo he venido aquí, yo... yo... he venido aquí porque ustedes me han llamado: usted, Acosta, y Alemani, Crespo y Rada... Los cuatro Coroneles me han llamado... Yo vine aquí cre-

yendo tratar con coroneles del ejército español, y ahora veo que he tratado con monjas... Esto no se puede sufrir... España no merece más Gobierno que el que tiene, y ustedes hicieron mal en no estudiar para curas... Ya sabían que las revoluciones son actos de violencia. El que no tenga corazón, el que agallas no tenga, que se ponga á rezar el rosario... Ea, hemos concluído.,

Aún no se había perdido todo, ¡cáspita! según dijeron Leal y Carlos Rubio, que llegaron presurosos cuando Prim esparcía los rayos de su cólera sobre las cabezas de Clavería y el ayudante; aún quedaba disponible Burgos, cuyo coronel, Rada, no estabadetenido. Los oficiales proponían sublevarse á las ocho de la mañana, en el acto de salir á misa. Era domingo: en vez de dirigirse á la iglesia, marcharían á la Capitanía General, para libertar á los de Borbón y Extremadura detenidos, y apoderarse de Villalonga... No cautivaron el ánimo del de Reus estas fantasmagorías palmariamente ojalateras. El plan de los de Burgos se consideró desatinado, y más cuando se supo que su coronel no lo patrocinaba... Corrieron allí de boca en boca iracundas recriminaciones contra Rada. El había sido el soplón, que vació en la oreja del Gobernador el secreto de la cosa. Prim no dijo nada: su ira era contra todos... De súbito echó mano á la faja y deshizo el lazo en menos que se dice; se desabrochó la levita con tanta furia, que saltaron los botones como provectiles: unos

fueron á chocar en la pared, otros en las barrigas de los allí presentes. "Me voy... ¡Otra vez huir, huir siempre!... Que me traigan esos andrajos... A ver, ¿dónde están mis andrajos?, Cuando esto dijo, amanecía...

## XVIII

Amaneció el 11 de Junio, revuelto y brumoso, y el aire traía un aliento cálido precursor del Levante. Como domingo, el Grao se adormecía en el descanso de las faenas comerciales. Triste es el día festivo, dígase lo que se quiera, en los puertos de mar; tristes el silencio y quietud de los muelles, las banderas izadas en los barcos sin ruido, los marineros endomingados, las embarcaciones menores, gabarras y botes, metidos todos juntos en estrecha dársena, y apretados unos contra otros dando cabezadas, como el rebaño dentro de las teleras... Así lo pensaba el bueno de Ibero, que después de divagar por los muelles, recorría todo el espigón hasta la farola... Hacia la mar ancha miraba, y no viendo lo que ver quería, tornaba á los muelles y se asomaba á las puertas de los cafetines próximos al puerto. Bien decía su rostro la impaciencia y ansiedad que turbaban su ánimo: buscaba en la mar un barco, en la tierra un hombre, y ni hombre ni barco parecían. Ocurrió que por la mañana bien temprano salió su patrona al patio, despeinada y ojerosa, y con el tono más desconsolado le participó que la cosa había salido muy mai...; Qué desdicha! ¿En qué estaba Dios pensando?... A poco llegó el señor Leal, también desgreñado, la boca torcida, borrachos de insomnio los ojos y el pensamiento, tartajosa la palabra, el ánimo espantable; y encarándose con Ibero como si tuviera éste la culpa del fracaso de la cosa, le escupió estos terminachos: "¿Qué haces aquí, gandul?...;Oído á la caja... marchen! Cada uno á su puesto... Verás: cojo una estaca y te... Corre y dí que atraquen... ¿Esta listo el falucho? Que atraquen... Ya estás corriendo... ¿Pero aún estás aquí, bigardo?... ¿A que te rompo en las costillas el palo de la escoba? ¿No me has oído? El falucho... embarcar... corre... Que atraque... playa del Cabañal, fotre; Cabañal, ¡contrafotre!...; Corre y vuelve á decirlo, con cien mil fotres!....

De estas abominables vociferaciones sacó Ibero en limpio que debía dar aviso á Canigó de que arrimara su embarcación á la playa del Cabañal. Nada más fácil que dar esta orden: ya sabía dónde estaba Canigó, pues con él había pasado la noche á bordo de la embarcación, bien arranchada de todo, víveres inclusive. Pero no contaba con el destino adverso que en aquellos días y noches de luna de Valencia desbarataba los planes del primer revolucionario de estos reinos.

La embarcación no estaba en el muelle ni á la vista dentro y fuera del puerto, ni Canigó en el café de la Marina, ni las casas, almacenes y barcos en su sitio, porque con la gran turbación y pavura que el caso produjo en la cabeza de Ibero, todo el mundo visible era un Tío vivo que daba vueltas en torno al atontado marinero. Por esto se le vió vagar en el muelle y esparcir sus miradas por el mar alto desde el espigón. Así estuvo casi todo el día, hasta que al fin, al caer de la tarde, vió aparecer á Canigó como si saliera de debajo de la tierra. Llegóse á él con la natural ansiedad, y el viejo, después de desahogarse con procaz estilo en San Pedro, San José y otros santos venerables, le dijo que su sobrino Gasparó le había faltado; que su sobrino era un renegado indecente... Pero al fin, á falta del falucho de Gasparó, ya tenía otro, malo y con los fondos podridos, eso sí; pero á falta de pan, tortas... y vuelta á desahogarse en los santos de más alto copete, y á llorar de rabia y á patear el suelo, que no tenía culpa de lo que pasaba. "¡Tripas mías—dijo con bramido, -haceos corazón, y avante, avante!... Arrimaremos al Cabañal cuando cierre la noche... Avisa para que estén listos... Víveres no tengo; el barco navega de milagro. Pero Dios hará el milagro esta noche, y viva Prim, y yo me descargo en Gasparó y en la perra de su madre...

Y cuando descendió la noche, llorosa, destemplada y con raudos celajes que ocul-

taban la luna, un grupo de hombres de apariencia humilde á buen paso se dirigía desde las casas del Cabañal á la playa cercana. Sin detenerse entraban en el agua hasta media pierna, para ganar una lancha en que se embarcaron presurosos. La lancha se alejó con vivo golpear de remos. Quedaron en la playa tres individuos: don Joaquín Aguirre, Clavería y Vicente Jiménez, inquilino de la mísera casa donde pasó Prim la cruel, angustiosa noche del 10 al 11; hombre modesto y de pocas palabras, de al-ma bien templada para el sacrificio. Todo el día 11 anduvo la policía en la persecución de los conspiradores, buscándolos en los cafés, casas particulares y de huéspedes. Jiménez, con astucia y sagacidad admirables, desvió la acción policiaca de la persona y guarida del General, y consiguió embarcarle sin el menor tropiezo. ¿Dónde estaban los carabineros, cabos de mar y polizontes? Na-die lo sabía. Se dijo que el propio Villalon-ga arregló la salida de Prim por un lado, mientras la policía echaba los ojos por otro. Años adelante, hablando de esto con sus amigos, Prim lo negaba rotundamente, y toda su gratitud era para el valiente y obscuro Vicente Jiménez.

Los que en la playa quedaban aguardaron atentos hasta que vieron al falucho dando al viento sus velas rotas, y arando las olas con su quilla podrida. Allá iba Prim, el infatigable revolucionario, á merced de las aguas revueltas y de los vientos furibun-

dos, en retirada de una empresa fallida, y ya pensando en otra, sin que le arredraran los reveses ni en su grande ánimo decayeran la idea destructora y la pasión ardiente que le impulsaban. Allá iba en un barco roto, sin víveres ni abrigo, valiente, inflexible, temerario. Resucitaba en nuestro tiempo la andante caballería, desnudándola del arnés mohoso y vistiéndola de las nuevas armas resplandecientes que van forjando los siglos.

Los demás auxiliares de la conspiración desaparecieron el mismo día, ó al promedio de la noche. Cada cual buscó su escondite ó cogió la ruta que creía más segura contra persecuciones, y ninguno sabía del paradero de los demás. Teresa y Leal, que escaparon en una tartana poco después de darse á la vela el falucho, no supieron decir á un amigo si Carlos Rubio había embarcado con Prim ó se ocultaba con Aguirre en espera de favorable coyuntura para marcharse á Madrid.

Como almas que lleva el diablo iban hacia Requena Teresa y Jacinto, éste dado á los demonios, maldiciendo la hora en que vino al mundo. Lo que sufrió Teresa en aquel viaje no es para dicho. Y no era lo peor que fueran desconsolados, desavenidos, iracundos, sino que iban sin dinero, pues lo que ella trajo de Madrid se lo gastó Jacinto en pitos y flautas, dejando de añadidura en Valencia trampas engorrosas, y en aquella triste fuga no tenían santo ni demonio á

quien poder encomendarse. Pero como Dios da su amparo á los buenos, y aun á los malos cuando éstos van más desesperados de socorro, sucedió que al parar la tartana en Chiva, se les apareció como bajado del cielo Manolo Tarfe, que vegetaba en aquellas tierras al cuidado de sus viñas y de una tía tan vieja como rica que había testado en su favor. Providencia fué el simpático caballero para los fugitivos, pues generosamente y antes que se lo pidieran, les proveyó de lo más necesario, y les dió la compañía y guardia de dos criados suyos para que les acompañasen hasta Requena y allí les alberga-

ran en lugar seguro.

Aburridísimo estaba el buen Tarfe en la soledad de Chiva, villa triste habitada por carlistas, campo feraz de robusta vegetación media en que se dan la mano la manchega y la valenciana. Poco aficionado á la vida rústica, trataba de acomodarse á ella, contemplando á su tía medio perlática y los hermosos olivares y viñedos que poseía. De su tedio le consolaban dos veces por semana las cartas que recibía de Beramendi con noticia sabrosa del teje-maneje político y entremeses picantes de gacetilla social. A mediados de Junio le escribió el amigo que aterradas doña Isabel y su camarilla por la intentona de Valencia, los ángeles ó diablos tutelares de la soberana acordaron despedir á O'Donnell y llamar á Narváez. Leía Tarfe estas gratas correspondencias al pie de un algarrobo ó de un peral, en las fértiles he-

redades cercadas de aloes, y allí espaciaba su espíritu en el comento silencioso de los

sucesos transmitidos por la escritura.

Decía la carta: "Aunque lo de Valencia ha sido otro mal parto, en Palacio tiemblan y dicen: á la quinta ó á la sexta va la vencida. Bien se ve que el ejército se cuartea con la continua sacudida subterránea, y se desmoronará si una mano fuerte no acude á su reparación y fortaleza. Esta mano no puede ser otra que la de O'Donnell... Ya tienes al Espadón en la calle, y á don Leopoldo en el Ministerio de la Guerra y Presidencia del Consejo, con su inseparable Gran Elector, y con Zabala, Calderón Collantes, Alonso Martínez, Cánovas, etc... Pásmate de lo que voy á decirte. La Reina, que ve las orejas al lobo, consiente en reconocer el Reino de Italia. ¡Cuando la señora se decide á reinar por sí, apartando con atrevido gesto la férula de Pío IX, figurate qué procesiones andarán por dentro! Las damas que incluyen en sus programas de elegancia el Poder temporal del Papa, están que trinan, y la llagada Patrocinio nos prepara uno de los más sorprendentes milagros de su reperto. rio. Pero es dudoso que podamos verlo, porque el Gobierno (lo sé de la mejor tinta, de la propia boca de don Leopoldo) ha resuelto exportar á la Madre, mandándola á Roma con el Padre Claret para que puedan allí milagrear libremente... ¿Logrará O'Donnell amansar á la revolución? Yo lo dudo. Me consta que se ofrecieron carteras á Sagasta y Fernández de los Ríos, y que éstos las rechazaron. Tendremos amnistía, libertad de imprenta, reformas electorales, y no sé qué otros anzuelos con que se quiere enganchar á los desmandados peces de la Libertad. ¿Picarán? Yo creo que no, porque con todas esas concesiones á lo que mi hermano Gregorio llama el espíritu del siglo, Italia reconocida, la monja y el obispo mandados á freir espárragos, la política llevada por mejores vías, con todo eso y más que hnbiera, aún queda en ple la maralla de la China, ó sen los obstáculos... ¿Y de Prim, qué sabes?,

En otra carta escrita en plono verano, le decía: "¡Ay, Manolo de mi alma, qué feo está Madrid! Por tu vida, no vengas acá, no abandones tu geórgico apartamiento, duerme tus slestas bajo un olivo, lejos de este informal freddero. St ahf to acribillan las moscas, agnántalas con paciencia, y ncuérdate de los que agní sufrimos las picadas de los tentes que en este nelando Madrid con el calor se multiplican y aguzan sus penetrantes aguijones. El verano ahuyenta despladado á los pocos discretes, y embota las facultades de los que se quedan aquí. La enformedad de mi señor suegro ha trastornado todos nuestros planes. María Ignacia no so determina á salir, y yo digo como aquel bruto: Ni se muere padre ni cenamos.

"La Corte se ha ido á la Granja; la política duerme una lúgubre mona; nnsentes los llamades hombres públicos, los vagos de Madrid nos entretenemos vatleinando la próxi-

ma sedición militar. El pueblo la siente en su corazón con latido enérgico y profundo... Desde la famosa noche, ¡ay, mamá!... del bendito San Daniel, el temor y el gusto de una jarana ruidosa alientan en todas las almas. El pacífico vecino de esta Villa y Corte podrá meterse en la cama sin persignarse, no sin frotarse las manos diciendo: "de manana no pasa, Un secreto instinto dice al pueblo que las aberraciones existentes no pueden continuar. Rara es la casa en donde la señora no manda á su doméstica, los más de los días, por provisiones extraordinarias: en el momento menos pensado será peligroso salir de casa. ¿Oyese un rumor callejero de granujas revoltosos?... pues hay carreras, y la gente despavorida se mete en los portales. ¿Suena el chasquido de una fusta?... ya han empezado los tiros.

"Comprenderás, querido Manolo, por los brochazos de realidad que te transmito, que he descendido de mi globo para recrearme pintando las chapucerías pedestres de esta vida ramplona. Mis vesanías son temporales, alternas, rítmicas, y ahora estoy en la humorada de arrastrarme por el bajo suelo, todo baches y polvo. Además, mi buen Confusio, que es quien con su dislocada imaginación me saca de paseo por los espacios, hállase estos días algo turbado de sus excelsas facultades, y no acierta, según dice, con el desarrollo y secuencias de los extraordinarios sucesos archi-lógicos que refiere. Quéjase de que la soberana lógica se le pone

de uñas; vese obligado á frecuentes enmiendas de su labor, á rectificar lo escrito y á desandar unos caminos para entrar en otros; en fin, que el hombre se ha hecho un lío, y es como una araña que se enreda en sus propias urdimbres... Antes que se me olvide, Manolo, ya he sabido de Prim. Está en Vi-chy tomando las aguas. Me lo ha dicho Muñiz, que ayer tuvo carta del grande hombre. Por más que apreté á Ricardo para que me dijese en qué lugar del planeta trabajan ahora estos tejedores de la revolución, no he logrado saber nada. Por latidos ó vibraciones que llegan hasta mí, sé que hay todavía en el Gobierno esperanzas de inteligencia con Prim, y que se le ha indicado que venga para celebrar entrevista con O'Donnell.¿Vendrá?¿Se entenderán? Creo que esto no lo sabe ni el mismo Confusio, entendedor supremo de las cosas que no han pasado y deben pasar, ó de lo que debiendo ser no es.,

## XIX

Entrado Agosto, escribía esto Beramendi: "Te digo bajo mi palabra de honor, y si quieres lo crees, y si no vete al cuerno, que está nuestro Madrid delicioso. Teatros abiertos no existen, ni nos hacen falta para nada; conciertos no hay más que los que nos dan los mosquitos; la horchata de chufas no ha

encarecido á pesar del excesivo consumo; los perros no han empezado á rabiar todavía; en casa te sofocas, en la calle te abrasas, aun de noche; y de día, como salgas, hazte cuenta que te has echado á la cara las Hamas del Purgatorio. El Ateneo es un páramo: allí me metí ayer, y sólo encontré á Moreno Nieto, un poco agostado y afligido del calor, siempre anable y ameno. A poco de estar á su lado, hablando de filosofía y refrescando mi entendimiento con el considerable saber del maestro, entró Castelar. Algo picamos en filosofía y en política. Te aseguro que en la compañía de tan altos ingenios encontré un pasis, y que me extasié junto á ellos á la sombra de las palmeras de su elocnencia, cargadas de dátiles dulcísimos... Otra noche que fuí no me favore ció tanto la suerte, porque en el desfiladero hacia la estancia interior que llaman cacharrería, me salieron dos krausistas, á los cuales hablé de música clásica para cortarles la vena metalísica, y luego dí con un economista, con quien departs de cría caballar y de la edad de piedra. Imponléndoles la conversación más contraria á sus especialidades, les comunicaba una fletlela excitación y yo me quedaba tan fresco. En estos días calurosos, no debemos entablar otras discusiones que aquéllas en que scantos mucho más fuertes que el contrarlo. No siendo así, te expones á la irritación de la sangre. Dímelo á mí, que el verano pasado, por ponerme á discutir con Severo Catallia de 11teratura hebráica, cogí un sarpullido y me

salieron la mar de diviesos.

"Todo es tristeza y soledad en el Casino, donde languidecen, por falta de lenguas, las cátedras de chismografía. Hasta la cátedra del sacro Monte está en manos de suplentes chambones, por ausencia de los maestros tallantes... No hay animación verdadera más que en la Tertulia Progresista, y esto lo sé por lo que me cuentan, pues yo no voy á esa parroquia. ¡Ay! me entristezco soberanamente. Como en mi casa no hay más que suspiros, temores, médicos y expectación de una muerte inevitable, busco ratos de distracción en la vía pública. Anoche me paré en los corrillos que rodean á *Perico el* Ciego, que es un magnífico trovador, para que te enteres. Al son de su guitarra, canta, no las proezas de los héroes, porque no los hay, sino las vivas historias de bandoleros y ladrones. Atento público le escucha con simpatía y emoción. Yo me he sentido medieval agregándome á ese público. Anoche hicieron furor dos ó tres coplas de Perico, harto ingeniosas. O me engañé mucho, ó eran alusivas á nuestra Reina, que anda ya en jácaras de los cantores callejeros. Desengáñate, Manolo: aquí no hay más cronista popular que Perico el Ciego, ni más poetisa que la Ciega de Manzanares. A no ser que tengas por poesía la oda de Olloqui á la Guerra de Africa, composición premiada por la Academia, donde se dice: Denantes que del Sol la crencha rubia—se esparza, los venPRIM = 193

ciera,—los hijos de la Nubia, los que abortó el Horeb en negra pluvia. ¿Crees que ésta es la poesía española de la era isabelina? En tal caso, la tal era sería una era para trillar el buen gusto y el sentido común. Nada, hijo mío, que aquí todo es paja, y tiene que venir Prim, con los demagogos que abortó el Horeb en negra pluvia, para barrerla ó aventarla.

"También entro en algún café para pasar el rato. No una, sino muchas noches, me ha embestido el famoso buscón Perico Manguela pidiéndome un duro. Ya comprenderás que se lo he dado. Me inspira más lástima que odio ese infeliz mendicante y pilluelo, y le absuelvo de sus raterías por la gracia con que las hace. Recordarás la cara de aflicción que ponía cuando en el billar te rogaba que le prestases la capa para poder salir y ocultarse de la policía que en la puerta le acechaba. Algunos incautos caían en este timo, y cuando recordaban, ya Manquela volvía de empeñar la pañosa en la más próxima casa de préstamos. Como en verano no hay capas, inventa otros chuscos arbitrios para apoderarse de un napoleón ó de un par de pesetas. Habrás observado que Manguela es popular, y que el público se pone siempre de su parte cuando le ve en la calle, acosado por los guindillas... También he tenido el gusto de encontrarme estas noches al pomposo brigadier Posada, pariente de nuestro gran Elector, siempre mascando un puro de estanco que convierte

en hisopo, rociando con su saliva á cuantos se le acercan, y promoviendo cuestiones personales con los que se ríen de su facha, de su genio iracundo, de su corpulencia y cómica seriedad, del botón rojo que en el ojal lleva, de su inflada tripa y del levitón negro con las solapas salpicadas de lo que fuma, escupe y habla... He procurado esquivar su presencia, porque es pesadísimo y poco divertido, y en seguida te plantea la cuestión de honor... Otras figuras de neto madrileñismo he hallado en mis caminos nocturnos; pero de ellas te hablaré otro día... ¡Oh, Madrid, metrópoli de vagos y universidad de

arbitristas!,

A principios de Septiembre, el corresponsal matritense notificaba al proscripto de Chiva que habían fracasado las negociaciones de arreglo con Prim; á fines del propio mes anunciaba el Marqués la muerte de su suegro, el considerable patricio y cristiano caballero señor de Emparán, y añadía que pasado el novenario saldría con María Ignacia y su hijo para Zarauz. No se alegraba poco Beramendi de perder de vista á Madrid, porque sobre los horrores del verano entró en la Villa la pestilencia de una endiablada enfermedad que por todas las trazas debía de ser el cólera... Con diferencia de pocos días, partieron para el otro mundo el suegro de Beramendi y la tiíta de Tarfe, y bien pudo suponerse que su riqueza no les impidió subir á la morada celestial, porque ambos eran personas de piedad ardiente, y ha-

bían terminado su mortal vida en augusta paz, despedidos por innumerables bendiciones é indulgencias eclesiásticas, y por la pomposa solemnidad con que se les admi-

nistraron los Sacramentos...

Menos dichoso que su amigo, no pudo - Tarfe cambiar su residencia, porque la testamentaría le retuvo mal de su grado en Chlva, con frecuentes excursiones á Requena, donde radicaba lo más extenso y valioso de los bienes heredados. En una de sus últimas diligencias de propietario, avanzado ya Diciembre, encontró á Leal y á Teresa disponiéndose á partir. Habló con los dos, ofreciéndose en cuanto pudiera servirles, y nada le dijeron del lugar á donde iban. Por personas de su intimidad en Requena, supo que Leal había recibido dinero de Madrid; que le visitó días antes un caballero desconocido, con el cual conferenció largamente, quedando citados para Ocaña. A Tarfe le dió en la nariz olor de cuartelada; pero no quiso hablar de ello con sus amigos, á quienes despidió, viéndoles partir alegres en un desvencijado coche. Eran los días próximos á Navidad.

Gozosa iba Teresa por perder de vista un pueblo en que había padecido crueles inopias, y displicencias agudas de Leal, hombre que se volvía fiera cuando le faltaban sus dos principales elementos de vida, el dinero y la conspiración. Pobreza y paz no se avenían con su alma, enviciada en la dilapidación y en la hormiguilla revolucionaria.

Siguieron, pues, su camino por la tierra baja de Cuenca, con mil privaciones y contratiempos, pues el fementido coche se les hizo añicos al salir de Motilla de Palancar, y hubieron de remediarse con un carro, que los llevó en cuatro largos días á Tarancón, villa famosa por sus uvas y sus Muñoces. Había Teresa encargado expresivamente á su madre que le escribiese á Tarancón, y para mayor sorpresa y dicha, encontró, no la carta, sino la propia persona de Manolita Pez, que allá se fué huyendo del cólera (del cual aún había en Madrid casos esporádicos, y vivía con un pariente suyo, administrador de Riansares, en casa holgada, de buen acomodo... Pues, señor, en cuanto Leal echó la vista encima á doña Manuela, que no era santa de su devoción, torció el morro, frunció las cejas, y entre carraspeos y tosecillas, hizo emisión de algunos términos agridulces en que no se sabía si la pre-sencia de la señora le causaba júbilo ó un agudísimo dolor de muelas. Total: que apenas llegado, Jacinto dijo á Teresa: "Puesencuentras en Tarancón la compañía de tu madre, aquí te dejo, vida mía, y yo tomo el portante. Ya sabes que hay prisa., Sin esperar observaciones, alquiló un caballo matalón, y se fué bendito de Dios.

Bien puede afirmarse que si Leal sentía por Manolita una estimación semejante á la que nos inspira una neuralgia facial, la madre de Teresa le pagaba en moneda del mismo cuño, queriéndole como á un tumor ma-

ligno. Prueba al canto: al anochecer del mismo día en que hija y madre se vieron juntas, Manolita echó todo este veneno en el oído de Teresa: "No he venido huyendo del cólera, que ya no existe, sino á prevenirte contra él, contra tu morbo asiático, que es Leal. Hija del alma, abre los ojos y convéncete de que seguir con ese hombre es peor que la muerte para tí. Mejor sabes tú que yo su situación. Más tronado está que arpa vieja; á Madrid no puede ir, porque detrás de cada esquina le saldrían siete acreedores furiosos... Si fuera un hombre trabajador ó un hombre de idea, podría reponerse con algún negocio. Pero vete con negocios al que toda la vida fué un haragán, y un presumido, y un bruto incapaz de sacramento. Teresa, mi adorada niña, vas á los profundos abismos si no haces caso de tu madre. ¿Qué esperas, qué piensas, qué decides?... ¿A qué vienen esos pucheros? ¿Lágrimas ahora? Cuando se nos quema la casa, lo primero es echar á correr. Tiempo hay luego de sentirlo....

Siguió la de Pez vomitando ponzoña. Con ser cosa tan mala el no tener Jacinto dinero ni de dónde le viniese, todavía era peor el haber tomado por oficio la conspiración. Bien claro se veía que Prim era un loco, seguido de unos pobres mentecatos ó sinvergüenzas... ¿Qué quería Prim, y qué había de traernos si triunfaba? Más hambre, más chanchullos, y motín diario por la mañana y por la tarde. ¿Quién no se reiría de ver

ministro á Carlos Rubio, á quien nadie podía dar la mano sin tener que jabonársela después? Y por otro estilo, los demás eran tales que no había por dónde cogerlos. Daba grima pensar que fueran ministros el Becerra, el Sagasta y el Ruiz Zorrilla... En fin, que era un asco el dichoso *Progreso*, y Prim un busca-ruidos, un salta-barrancos, que debió haberse quedado allá en América con los mulaticos y cimarrones... Pues de Leal, el más tonto de los seguidores de Prim, ¿qué podía esperarse? El mejor día lo fusilaban... y bien merecido le estaría por imbécil... Ya le andaban siguiendo los pasos; ella lo sabía de buena tinta... y no daba un ochavo

por su cabeza.

Con estos crueles juicios y siniestros augurios, quedó la pobre Teresa consternada; la terrible madre volvió á la carga con saña y pesadez en los días siguientes, apretándola y cercándola de este modo: "Estoy avergonzada, y no sé qué responder á las personas que me preguntan si te has vuelto loca. ó si te ha dado ese bruto algún bebedizo. Nadie comprende cómo una mujer de tu mérito aguanta esa vida, esas escaseces... tantas humillaciones y vergüenzas. Me lo han dicho muchas, muchísimas personas respeta-bles, de circunstancias, de gran posición; personas que te estiman, Teresa, aunque no te lo hayan dicho... Lo que oyes: no acaban de entenderte, y te compadecen de todo corazón, por lo que sufres... y por lo que sufrirás cuando veas á ese bárbaro en un patíbulo...

Llegó Teresa á un grado tal de tribulación y azoramiento, que ni comía ni dormía. A ratos estaba como lela, sintiendo su cerebro vacío de toda razón y discernimiento; á ratos se le crispaban los nervios y se le encendía la sangre; poseída de coraje felino, en sí misma clavaba las uñas, y apretaba los dientes. Su respiración era fuego, sus ideas feroces... Hallábase una noche en el humilde cuartito bajo que habitaba, junto al portalón de la casa, cuando tuvo Manolita la mala idea de volver á la carga con redoblada impertinencia y crueldad. Debe decirse, como atenuante de la conducta de la madre, que ésta se hallaba en un estado de penuria más lacerante que el de su hija. De Teresa vivía; atendíala ésta tarde y mál, por no poder de otro modo. Era el tronicio de doña Manuela furibundo y desesperado. Había venido á Tarancón huyendo, no del cólera, sino del espectro de una miseria degradante. Empeñados todos los objetos de algún valor, había tenido que malbaratar la espada y espuelas de Villaescusa. Para mayor desdicha, los primos de Tarancón ha-bíanla recibido con desabrimiento y grosería, y le pedían que abonase algo por su manutención. Estaba la pobre señora como los gatos hambrientos que en la desesperada embisten á su propia especie, y no reparan en distancias ni obstáculos para satisfacer su ciega necesidad. Acometió á Teresa con formas y apremios más atroces que los que antes usara, v la estrechó furiosamente diciéndole que ya no aguantaba más, que su decoro no era compatible con aquel vivir arrastrado, y que, por fin, quisiéralo ó no, su hija tendría que tomar inmediatamente nuevo protector, abandonando al infame y estúpido Leal. La madre, que estaba en to-

do, le tenía ya preparado el relevo...

No la dejó concluir Teresa, pues la furia insana que en su interior rebullía y pataleaba, no le dió tiempo á pertrecharse de razón y templanza. Con bramido salvaje y zarpazo furibundo, arrojó á su madre sobre el camastro próximo, y le clavó en el rostro las uñas, y le descompuso todo el pelambre recién peinado, y sus roncos acentos remataron la bárbara impensada acción. Palabras de fuego esparcidas en ráfagas y chispas, fueron éstas: "¡Bribona, si tú me metiste á Leal por los ojos; si yo no quería, y tú me llevaste á él!...; Si decías entonces que era el número uno de los caballeros!... Lagarta, tú dijiste que le querías como á un hijo... Y ahora, porque es pobre... y ahora, porque es conspirador...! Pues lo mismo conspiraba entonces... y tú decías: "¡oh, qué hombre!... es el primer talento, el primer punto de la Revolución..., No eres tú mi madre... no lo eres... Toma, toma....

## XX

Acudieron á la nefanda trapatiesta los Bellidos, marido y mujer, que así se llamaban los primos de Manolita, y con tirones vigorosos separaron á la hija y á la madre, manifestando que en su casa no toleraban tales escándalos. Teresa, recobrada de improviso la razón, libre del bestial coraje que la transfiguró eclipsando su sér pacífico, se deshizo en llanto y dijo que su madre tenía la culpa, por haberla enloquecido y precipitado con los horrores que le propuso... Desde aquel lance quedaron una y otra confinadas en sus aposentos. Pasó Teresa una noche de perros, afligida por el recuerdo de su acción odiosa, y diciéndose que daría parte de su existencia por no haber hecho lo que hizo, ó porque resultase un caso de pesadilla... Y en verdad que fué horrendo delito y que no podía justificarse alegando que medió trastorno, de donde vino el impulso inconsciente y mecánico. No había disculpa para una hija, ni aun suponiendo en la madre toda la maldad del mundo.

De doña Manolita cuentan las historias que pasó parte de la noche escribiendo larga epístola á persona que residía cerca de la villa; y hecho esto, se curó y disimuló con afeites los rasguños que su desnaturalizada hija le hizo en la cara; se peinó con esmero, poniendo en su lugar los arrancados añadidos y descompuestos moños, y por la mañana tempranito, después de mandar á su destino con un muchacho la carta que había escrito, vistióse de negro, con hábito y correa, y se fué pian pianino al santuario de Nuestra Señora de Riansares, que está como á media legua de Tarancón. En los colmos de su infortunio, la pobre señora no veía quizás más consuelo que encomendarse á la Virgen para que ésta le deparase un honrado medio de subsistencia.

Sola y desatendida de sus parientes quedó Teresa en la triste casa, sin tener á su lado persona alguna con quien desahogar su pena, pues Felisa, la fiel criada desde los tiempos del francés Brizard, ya no estaba á su servicio. En Valencia le había salido un novio, buen chico, que comerciaba en vinos y azafrán. Se casaron y fueron á establecerse á Herencia, lugar de la Mancha. Sin madre ya, sin criada y sin amiga, pasó la dolorida mujer casi todo el día en el cuartucho bajo, cosiendo y arreglando algunos desperfectos de su ropa, el pensamiento fijo, más que en la labor, en las enormes y complejas calamidades que llovían sobre ella; y cuando más absorta estaba en su aguja y en sus negras ideas, sintió ruido combinado de caballería y de persona... y oyó una voz que, de no ser tan ronca, le habría sonado como la de Leal. ¿Era ó no era? Antes que pudiera salir de esta duda, entró

el propio Jacinto en la habitación, abriendo la puerta de golpe y con estruendo. Si de la súbita entrada se asustó Teresa, no le dió menos espanto la cara que traía el hombre, sudorosa y descompuesta, los ojos enrojecidos, con un mirar que parecía de sangre, y toda la facha y ropa en lastimoso descuido y deterioro. El, tan pulcro y tan mirado, venía hecho un Adán, lleno de porquería. Antes que Teresa pudiese interrogarle sobre su aparición brusca y su mal pelaje, la cogió de un brazo, la sacudió rudamente y le dijo con ronquera y malos modos: "Déjate de preguntas... Traigo mucha prisa, Teresa... No me irrites... Dame todo el dinero que tengas.

-Aguarda, hijo... Vienes muy cansa-

do... ¿Quieres tomar algo?

—Dame el dinero, Teresa, y no me saques la cólera... No puedo entretenerme. Mañana te diré...

—¿Vienes de Ocaña?

—No... Vengo de Villamanrique, ¡fotre!... No me sulfures más, ni me marees con tus

preguntas. Dame...

De lo que me dejaste, no me quedan más que doscientos cuarenta reales. Los necesito para vivir, pues estos generosos parientes nos piden á mi madre y á mí pago de hospedaje.

—¡Mentira, mentira!, La ronquera de Leal, aumentada por su ira y turbación, ya era más bien afonía. Sus palabras sonaban como el bramido de un rumiante furioso...

Plantóse Teresa en la resolución de no darle el dinero, y él, runslando y despidiendo fuego por los ojos, sustituyó la palabra indecisa con la acción brutal. La escena que en breves instantes se desarrolló fué de lo más repugnante que imaginarse puede. Hizo ademán la pobre mujer de cortarle el paso hacia el cofre donde guardaba el dinero, y él, con tremenda bofetada que restalló en el carrillo derecho, la derribó sobre la izquierda. Chilló Teresa... Nueva bofetada formidable la enderezó, arrumbándola luego del lado contrario... Segundos no más tardó Leal en abrir el cofre y sacar un envoltorio que contenía monedas. Ya sabía el indino dónde estaba. Precipitóse luego sobre Teresa, que había quedado de rodillas apoyada en la cama, y con mano trémula tanteó la cabeza... buscaba los pendientes. Atendió la mujer con movimiento instintivo á la defensa de aquellas joyas humildes; pero él apartó las manos de ella, vociferando con rugido: "Deja que te los quite, ó te arranco las orejas., Obra fué también de algunos segundos. Después le cogió la mano derecha, en cuyos dedos anular y meñique tenía dos hermosas sortijas... El bruto decía: "Yo te lo he dado, yo te lo quito... Déjame... no hables... tengo prisa., De dos tirones sacó las sortijas, y metiéndoselas en el bolsillo, donde ya estaba el envoltorio del dinero, salió echando resoplidos y taconeando fuerte. A los oídos de la casi desmayada Teresa llegó el trotar del mulo en que Leal partía.

Largo tiempo tardó la pobre mujer en recobrarse del susto y de la indignación, y más aún en traer á su ánimo serenidad bastante para resolver algo y elegir el camino que debía seguir después del infame atropello. Por más vueltas que al problema daba, no veía más que un punto á donde volver los ojos, y este punto era su madre, que al fin resultaba cargada de razón en cuanto le dijo referente á Leal. ¡Y ella, ingrata y desnaturalizada, había puesto sus uñas en el rostro de su consejera y madre, y había deshecho los blancos mechones de aquella venerable cabellera!... Ansiosa ya de verla y de intentar la reconciliación, preguntó hacia dónde caía el santuario de Riansares y á qué distancia estaba. Apenas la enteraron de esto, echóse un pañuelo por la cabeza y en marcha se puso por el camino adelante, y sin equivocarse lo recorrió con tan buena suerte, que antes de llegar á la mitad del sendero topó de manos á boca con su afligida y enlutada madre que del santuario volvía. Con entrecortadas frases angustiosas le contó Teresa la terrible escena, y lo mismo fué oirla doña Manuela que sentirse aliviada de sus rencores, y en la mejor disposición para olvidar los arañazos, repelones é injurias con que la maltrató la hija de sus entrañas. Abrazándola y besuqueándola con zalameras babas y cariños extremosos, le dijo que ya podían las dos respirar tranquilas y perdonarse recíprocamente sus agravios, porque Dios les había deparado el alivio de tantas penas y el remedio de la gravísima escasez que padecían. Por más que Teresa la incitó á que hablase con claridad, no quiso la sutil tramposa entrar en más explicaciones. Lo primero era serenarse, olvidar lo pasado, y disponerse para vida de reposo y holgura, libres ya las dos del sal-

vaje dominio de Jacinto Leal.

De regreso á la casa, cenaron hija y madre tranquilamente con los esposos Bellido, á quienes Teresa observó menos adustos que de ordinario. ¡Caso inaudito! Doña Manuela les dió dinero á poco de cenar... Y al verla sacar la bolsa, pudo vislumbrar Teresa de refilón que, pagado el hospedaje, aún le quedaban á la ingeniosa dueña bastantes monises. Retiráronse á dormir, y como la vieja no se clareaba, gran parte de la noche estuvo Teresa devanándose los sesos para encontrar la clave de aquella mudanza que en los horizontes de su destino se aparecía. Este pensar vertiginoso y el quemor de sus mejillas, que aún ardían de las fieras bofetadas que le dió Leal, la privaron del descanso que tan hondamente necesitaba. Por la mañana, después de un profundo aunque no largo sueño, vió claro lo que en su ardiente desvelo no había visto, y atando cabos y descifrando palabras de su madre en los primeros días de convivencia en Tarancón, y entrelazando y entretejiendo diferentes hechos con frases oídas á Bellido y sus criados, vino á poseer la verdad ó algo que á la verdad se aproximaba.

Véase, dividida en puntos, la obra de reconstrucción mental. Primer punto: El hombre, señor, caballero ó lo que fuese, que por la gestión y altos manejos de doña Manuela resolvería la crisis, entrando en el poder en sustitución de Leal, era don Enrique Oliván, joven campanudo, calvo y pegajoso, de la aristocracia burocrática, que acompañó á Teresa en el tren desde Madrid á Almansa... Segundo punto: Don Enrique estaba á la sazón muy cerca de Teresa, desempeñando una comisión del Ministerio de Hacienda. Hallábase en Uclés, mejor dicho, en la Casa Real de Santiago, cabeza que fué de la famosa Orden de Caballería. No podía precisar Teresa, por lo poco que había oído, la misión del caballero calvo y administrativo; pero ello era cosa de desamortizar ó de allegar materiales á la desamortización. Don Enrique revolvía archivos buscando fuentes de propiedad, deslindaba territorios... Para esto llevaba consigo dos oficiales de Hacienda y tres agrimensores... Un coche alquilado le llevaba y traía en sus visitas á los pueblos cercanos, y cuando iba á Tarancón, sólo distante de Uclés poco más de dos leguas, se aposentaba en casa del señor Arcipreste, que fué grande amigo del respetable y coronadísimo don Eduardo de Oliván, padre de Enrique. Tercer punto: ¿En dónde se veían don Enrique y Manolita para tratar de la solución de la crisis? Sin duda para este negocio se dieron alguna cita en el santuario de Riansares, sin perjuicio de las cartas que menudeaban de Tarancón á Uclés

y viceversa...

Levantóse Teresa no muy temprano, y supo que su madre había salido de madrugada. Apenas la vió llegar, serían las diez, anticipóse á darle cuenta de su adivinación. ¡Qué talento de chica! En todo había sido zahorí menos en lo del lugar de la cita: no fué el santuario, que esto le habría sabido mal á la Virgen, sino la casita del sacristán ó santero, hombre bondadoso, pío y servicial. Y en esto vió Teresa que su madre disponía presurosa los dos equipajes, como persona que necesita salir ganando minutos á un apremiante negocio. Sin suspender ni un momento la faena febril de recoger y guardar la ropa y adminículos, satisfizo la curiosidad de su hija con breves explicaciones. "Nos vamos á escape, niña del alma. Ya tengo apalabrado el coche. Ese señor, que reúne las dos excelencias de joven y respetable, no quiere que tú y él os veáis en Tarancón. Áquí empezamos á dar que hablar, y estos primos que me ha deparado Dios no son muy discretos que digamos. Don Enrique, como sabes, es casado... quiere á todo trance que se guarde un sigilo muy conveniente para él y para tí... Lo que me encanta más en Oliván es la circunspección... Ya sabes que el respeto á la sociedad ha sido siempre mi línea de conducta. Con arreglo á estas bases procederemos ahora y siempre., La locución con arreglo á estas bases revelaba que en las conferencias de la casa del sacris-

tán se le había pegado á Manolita el lenguaje administrativo del perfecto burócrata.

Preguntado por Teresa el punto á donde se dirigían, replicó la vieja que era Fuentidueña de Tajo, lugar no lejano, donde esperarían á Oliván. "Yà he puesto hoy en su conocimiento nuestra partida, para que se dé prisa... El no desea otra cosa que verte y embelesarse con tu presencia. Habitará en Fuentidueña la casa oficina de la Remonta y Depósito de sementales del Estado... Nosotros iremos á la posada, porque allá, como aquí, nuestra línea de conducta no puede ser otra que guardar escrupulosamente las formas... Ya lo sabes todo... y comprenderás la razón de mis prisas, porque... ¿quién te asegura que aquí estamos libres de otra embestida de ese bellaco de Leal?, No aventuró Teresa objeción ni reparo á lo dicho por Manolita, porque su voluntad, por fatal imposición de los hechos, había quedado debajo de la de su madre, mujer de iniciativas y de admirable tino y audacia para realizarlas. Partieron. pues, impacientes y precipitadas, como si fueran á extinguir un incendio, y al anochecer llegaron á Fuentidueña, albergándose en la posada de Pastor, de buen trato y no poca bulla, por el mucho tránsito de arrieros y carretería.

El dechado de la sensatez no llegó aquella noche, como se creía, ni á la siguiente mañana. Manolita, del trajín y fieros disgustos de los días anteriores, tuvo que quedarse en el lecho, afligida por una cruel neuralgia que le cogía todo el lado derecho de la cara, tirándole por el pescuezo hasta el mismo omoplato y entronque del brazo. Toda la noche estuvo en un grito. Por la mañana, después de asistirla y darle unturas dejándola sosegadita, salió Teresa al portalón de la posada, y de allí á la carretera, que era calle Mayor ó principal del pueblo. Gustosa de observar costumbres y de indagar los medios de subsistencia de la gente campesina, recorrió un trozo de calle. Fuentidueña, á más de la granjería agrícola y ganadera, tenía la industria de preparar y tejer el esparto. En todas las puertas de las casas humildes vió Teresa viejos de ambos sexos y mujeres que trabajaban en la empleita haciendo ruedos, esterillas, serones y otros objetos útiles para personas y animales. Embelesada contempló esta labor humilde, hablando con algunos de los trenzadores, y pensó un momento que sería quizás grato para ella trabajar el esparto á la puerta de su casita, libre de cuidados y sonrojos, comiendo lo que Dios se sirviera darle. Y estando en la vaguedad de estos pensamientos, vió que de una puerta próxima salió un mocetón airoso y alto, comiendo pan y queso... El la vió y detuvo su paso presu-roso; ella le reconoció al instante, y avanzando hacia él hizo con alegre acento esta salutación: "¡Ibero, Iberillo!... ¿Tú por estos barrios?... ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes?..

Afable, pero contenido siempre en su rígida seriedad característica, el muchacho le contestó: "No puedo decirle de dónde vengo ni á dónde voy. No me pregunte más, señora., Sin hacer caso de estos propósitos de reserva, insistió Teresa en sus preguntas: "¿Pero qué es de tí?... Cuéntame. ¡Vaya, que estás robusto y sanote!... ¿Y de don Ramón, qué sabes? ¿Sigues con él?, Ibero, respetuoso, se limitó á contestar: "Perdóneme, señora Teresa. Llevo mucha prisa... He parado un instante para comprar algo que comer.

—¡Y vas á pie, pobrecito!... ¿De veras no te cansas?... Antes corrías por la mar, y

ahora navegas por tierra.

—Navego por tierras y mares; hago vida libre...

—Tonto, ven acá... Explícame eso. ¿No te parece que rabian de verse juntas la vida libre y esas prisas que llevas? Dime la verdad: tú andas al servicio de los que conspiran. Tú llevas algún parte, órdenes...,

Con un adiós señora, terminante y cortés, se despidió el mozo, tomando con vivo paso el camino que va del Tajo al Tajuña. La mente de Teresa, caldeada y sutilizada por recientes amarguras, había adquirido en aquellos días un singular poder de adivinación. Con los hechos menudos y las palabras sueltas llegaba por inducción al conocimiento de los hechos grandes, como los hábiles naturalistas que construyen un esqueleto con el simple dato de algunos huesos menores. Viendo el paso vivo de Ibero

y recordando las escenas de Valencia, pensaba que la maniobra revolucionaria no estaba lejos, y decía para sí con cierto alborozo: "¡Prim... Libertad!,

## IXX

Siguiendo á Ibero con la vista hasta que desapareció, envidiaba Teresa lo que el gallardo mocetón semisalvaje entendía por vida libre, y consideraba dignas también de envidia las misiones secretas que á su parecer llevaba... Al volver á su casa sorteando los baches de la carretera endurecidos por la escarcha, pasaron junto á ella hombres á pie. Teresa les miró: eran caras conocidas; figuras militares vestidas de paisano. Viéndoles seguir la misma dirección que llevaba Ibero, decía para sí: "¿A dónde irán esos?... A mí no me engañan...; Prim, Libertad!...,

Después de dar un vistazo á su madre, á quien halló profundamente dormida, volvió á pasear por el camino real, acercándose á la cabecera del-puente sobre el Tajo. Antes de que á este sitio llegara, vió venir cuatro jinetes; apartóse para dejarles paso, y uno de ellos, reconociéndola y llamándola por su nombre con muestras de gozo, paró su caballo. Aunque iba vestido de zamarra, al

modo de trajinante rico, y se había dejado la barba, Teresa le conoció: era Clavería. El caballero iba sin duda de prisa, y abreviando su saludo entró en materia con rápida y nerviosa frase. Véase lo que dijo: "¡Qué suerte encontrar á usted aquí, Teresa!... La Providencia anda en esto, de seguro... Oigame un momento, un momento no más... ¿No sabe usted lo que le pasa al pobre Jacinto? No debe saberlo; la veo á usted tan tranquila. Pues en Villamanrique tuvo la mala suerte de perder el dinero que tenía... y el que no tenía. Locuras, Teresa, que en estas circunstancias graves son la perdición de los hombres... Terribles traspiés y caídas ha dado el pobre Leal desde que anda solo por estos pueblos. ¿Y usted por qué le deja sólo?... ¿De veras no sabe que Jacinto fué preso por la Guardia civil á consecuencia del altercado en Villamanrique? Y no es eso lo peor. Acá le traían con dos criminales cogidos en Belmonte... Pararon en una venta. Jacinto y sus compañeros de desgracia acometieron á los guardias cuando estaban cenando, y gravemente hirieron á uno, golpeándole con una barra. De los presos, uno fué muerto; el otro y Jacinto lograron escapar; vadearon el Tajo... Escondidos están en una casa que verá usted como á doscientas varas al lado allá del puente (señaló al Este). Va usted por aquí; pasa el puente; sigue por un arrabal de casuchas pobres... después por zarzales que costean un prado. La casa está en ruínas y es llamada del Aguila....No tiene pérdida. La reconocerá usted por un águila de chapa de hierro clavada en una veleta mohosa... que no gira... Lo que yo digo: á usted no le será difícil sacarle salvo de allí, de noche, llevándole ropas de cura ó de pastor con que

se disfrace...

Alelada oyó Teresa este relato, sin que se le ocurriera más que esta lógica y natural observación: "Y usted y esos otros jinetes que le acompañan, ¿por qué no le salvan, amigo Clavería?..., Pronta y contundente fué la réplica del militar: "Porque mis amigos y yo vamos disfrazados, Teresa, y esquivamos toda ocasión de ser conocidos y descubiertos. Pasamos como sobre ascuas por los sitios en que puede haber guardias civiles, y aquí los hay. Y además, tenemos que estar sin falta esta tarde en Villarejo de Salvanés. Vea usted á mis amigos camino adelante, á cien varas de aquí... Me aguardan... están impacientes, están furiosos. No puedo detenerme más, Teresa...

—No se detenga... Yo sé á dónde usted

va... ¡Prim... Libertad!

—Ponga usted en salvo al pobre Jacinto. Usted puede hacerlo; vo no... Adlós. Salve

á Leal.

Y sin más conversación picó espuelas, y á trote largo fué á reunirse con sus compañeros que se habían cansado de esperarle. Volvió á su casa Teresa más muerta que viva, v halló á doña Manuela en pie, con la cara hinchada, ceñida de un pañuelo negro,

por lo que su rostro tenía aspecto de luna en cuarto menguante. Juntas pasaron el resto del día arrimadas á un brasero, Teresa taciturna y medrosa, disimulando la turbación de su espíritu; Manolita satisfecha y locuaz, divagando en amenos cálculos acerca de la nueva casa que habían de poner en Madrid. Llegada la noche, la madre dormía como un tronco; echóse Teresa sobre la cama, y á cada instante se levantaba descalza para examinar ventanas y puertas, y explorar el exterior obscuro, sombras de edificios, esqueletos de árboles, sobre un turbio cielo débilmente iluminado por las estrellas. Horroroso miedo embargaba el ánimo de la pobre mujer. Su idea fija era que Leal sabía que ella estaba en Fuentidueña, y favorecido de la obscuridad de la noche, vendría seguramente, no á darle un escándalo, sino á matarla... Como consecuencia de sus últimas degradaciones en el juego y de andar á tiros con la Guardia civil, el hombre había pasado de su antigua condición de caballero á la de bandido... Sí, sí: á matarla vendría... Mil veces le había dicho: "Si me dejas por otro hombre, ponte en salvo, Teresa; escondete, vete lejos. Si no, moriremos, tú primero, yo después.,,

Al menor ruido, creía que Jacinto forzaba la puerta, ó que escalaba la ventana, trepando por una parra que á ella se le antojaba escalera practicable; le sentía los pasos; le sentía los dedos como garfios, agarrándose á imaginarios salientes de la pared; le veía en toda su espantable catadura de facineroso, tal como se le presentó en Tarancón, y oía su ronquera, lenguaje del furor de venganza... Movida de un instinto de defensa, intentó arrimar á la ventana sillas y banquetas, y con el ruido que hizo puso Manolita punto final en sus ásperos ronquidos y acabó por despertarse... "¿Qué haces, hija; qué te pasa?, Resistióse Teresa á decir la verdad. Pero la madre encendió un mixto, dió luz á una vela que junto á su lecho tenía, y con la mirada inquisitiva y las expresiones cariñosas consiguió que la hija le diera cuenta de los motivos de su inquietud pavorosa. Incorporóse la vieja en el lecho, también asaltada de zozobra, y llevándose la mano al dolorido, entapujado bulto de su cara, habló de este modo: "¡Ese hombre aquí!... Bueno. ¿Y qué nos importa? No temas nada... Si viniera, con que le diésemos algún dinero se retiraría tan con· tento. No conoces tú el mundo, hija del alma... Tranquilízate... De noche no ha de venir aquí... Hay buenos perros en la casa: sus feroces ladridos ahuyentan á los rateros y salteadores., En esto los perros ladraron furiosamente. Corrió Teresa á la ventana y distinguió bultos en la carretera: hombres que pasaban, no uno ni dos. sino en gran número. "Parece gente armada, mamá. Han pasado el puente y van hacia allá... Ya sé... ya sé á dónde van...; Prim, Libertad!

-Estás desatinada esta noche... Ven, siéntate en mi cama. Charlando conmigo, se

te pasará el susto, que no es más que imaginación., Esto dijo la sutil tramposa; mas no logró calmar la excitación de su hija, que no echaba de su alborotado entendimiento la idea de que Leal había de matarla antes que luciera el día. A instancias de la madre amplió las noticias que motivado habían su espanto, el relato de Clavería y la corta distancia de la casa ruinosa en que se ocultaba Jacinto, la casa del Aguila, á doscientas varas por la parte allá del puente. Aunque la muy lagarta de Manolita no las tenía todas consigo, y hasta sentía que el bulto de la cara en peso y volumen aumentaba, adoptó una actitud serena, y con su labia ingeniosa y los recursos de su mundano talento, entretuvo á la medrosa hija hasta que las luces del alba despejaron la obscuridad del cuarto y los sombríos pensamientos de las dos mujeres. Las ocho serían cuando la reverenda señora ordenó á su hija que se arreglara lo mejorcito que pudiera, porque, ó mucho se equivocaba, ó antes de las diez había de aparecer en Fuentidueña el espejo de los caballeros sentados y administrativos, don Enrique Oliván... En tanto que la joven se arreglaba, la madre se adecentaría un poco, aliñándose la cara y cubriendo con el mejor de sus pañuelos el doliente y feo bulto. Así lo hicieron. Poco trabajo le costó á Teresa ponerse maja y dar realce seductor á su incomparable palmito y á su airoso talle. Doña Manolita, que en gracias personales era ya

terreno esquilmado y yermo, hubo de contentarse con lavar sus legañas con agua tibia y darse una mano de gato en lo demás del rostro lastimado, endilgando luego el hábito y correa, que á su parecer le hacía figura respetable y de notoria dignidad.

En efecto: llegó don Enrique, alojándose en la casa de Sementales del Estado, y allá se fué doña Manuela con su bulto y sus marrulleras intenciones. Teresa quedó en casa, en expectación de las órdenes que su madre había de traerle; y como ésta tardase más de lo presupuesto, se aburría lindamente en el cuarto ante las sábanas revueltas, las tazas rebañadas del chocolate, los migajones de pan y las servilletas rasponas con que ella y su madre se habían limpiado los morros al desayunarse. El aburrimiento no tardó en sobreponerse á la paciencia de la guapa moza, y al fin se manifestó en una vivísima gana de echarse á la calle. Desde que las luces del día limpiaron de nocturnas alucinaciones su cerebro, el estado psicológico de Teresa dió un brusco cambiazo, como veleta que se vuelve del Norte al Sur, y el miedo á morir á manos de Leal se trocó en piedad de aquel hombre sin ventura. Bajó al portal; díjole la posadera que doña Manuela había ido á la Remonta y después á la iglesia, donde estaba oyendo misa.

Alegre Teresa de la probable tardanza de su madre, y sin pensar lo que hacía, dejóse llevar de un violento impulso de curiosidad y de otro de caridad, ambos nada nuevos en

ella, y se metió por las calles del pueblo. La iglesia quedó á su derecha; pasado el puente, luego el arrabal, anduvo, anduvo, pisando terrenos blanqueados por la escarcha, insensible al frío y sin temor ninguno de verse en tal soledad. Creyérase que sus propios pasos eran guías infalibles del punto hacia donde un misterioso afán la dirigía, porque á los quince minutos de pasar el puente, vió una casa que no era la del Aguila; luego otra que quizás lo sería... Encontró á un chico que conducía dos cabras; no quiso preguntarle, ni había para qué, pues pocos pasos más adelante, á la vuelta de un matorro de zarzas, vió la ruinosa construcción en cuya techumbre jibosa campeaba el pájaro de hierro sobre un torcido vástago de veleta.

Desde el momento en que vió el signo, quedaron las miradas de Teresa clavadas en la casucha y en un tuerto ventanillo con cruceta de hierro, donde algo distinguió que bien podía ser un rostro humano. Acercóse, y en efecto, rostro era; pero no el de Leal... Aproximóse hasta tocar una pared de piedra seca, distante como cuatro varas de la casa en ruínas, y el rostro vaciló un segundo, dos segundos; se movía... miraba hacia adentro... Pasó otro segundo... se asomó Leal, el propio Leal: su cara redonda y pálida, sus ojazos, su nariz roma... Quedó el hombre atónito... debió de nombrar á su amante; pero ésta no le oyó. Con grande emoción levantó Teresa su mano con la pal-

ma hacia adelante; luego la recogió llevándosela á los ojos. Tras mediana pausa, Leal, sin maravillarse de verla allí, le dijo: "Te escribí á Tarancón; por eso has venido., Decidida á mentir, respondió Teresa que sí, y añadió una verdad: que supo por Clavería el lugar del escondite, y lo que era menester para sacarle salvo de allí. "¿Hay Guardia civil en el pueblo?, preguntó él. Respuesta afirmativa... exhortación de Jacinto á que se retirara. Aunque poca, alguna gente pasaba por aquel lugar desierto. Podían verla... sospechar... dar aviso á los guardias. Dijo á esto Teresa que inmediatamente prepararía lo que el amigo le indicó, un vestido viejo de pastor, armas, algún dinero: comida... Esto por el día, y á la noche un caballo para salir como exhalación por aquellos campos.

Habló entonces Leal con voz más entonada. Primero dijo: "Dos caballos, pues á mi compañero no he de dejarle aquí.," Y luego, echando toda su voz briosa á los espacios que tenía por delante, habló de esta manera: "No, Teresa, no me traigas nada de eso, si antes no me traes tu perdón por las injurias que te dije y las brutalidades mías de aquella tarde... Yo estaba fuera de mí, Teresa; yo llevaba tres noches sin dormir... El juego me emborrachó, y los malos amigos me pusieron de punta el amor propio. Yo era un tramposo y un canalla si no les pagaba... Te aseguro que cuando fuí á quitarte el dinero y las alhajas, yo estaba loco

y no sabía lo que hacía... Lo que he llorado aquel agravio, no lo sabe nadie más que Dios, que lo ha visto. Fuí un miserable; no merezco tu perdón... pero yo te·lo pido, Te· resa, porque sin tu perdón no quiero ni la libertad ni la vida... no las quiero, no... Dios lo sabe, como sabe que antes de la barbaridad de aquel día, y después de ella, y en el momento mismo de mi locura, te quise con toda mi alma... Sí, Teresa... y no te digo más porque me ahogo del gusto de verte y del pesar de haberte ofendido... y del sofoco de decirte lo que te estoy diciendo... Vete, mujer: mátenme ahora que te he visto... Amor mío único fuiste y eres... Dios lo sabe, y no me digan que no lo sabe... porque yo sé que lo sabe...; fotre! y bien que lo sabe..., Dijo las últimas frases con inflexión de ira, golpeándose la cabeza contra el hierro y la piedra que le servían de marco. No podía Teresa sacar de su garganta una sola palabra: en su cuello sentía un dogal... Pero de alguna manera, con sílabas roncas pudo decirle que de corazón le perdonaba. Vió entre. el hierro y la piedra la cara inmóvil de Leal, y el brillo de sus mejillas mojadas por las lágrimas... Poco después, no vió más que la mano de Leal que con repetido movimiento le mandaba que se retirase... Así lo hizo, y á distancia miró de nuevo, y otra vez vió la mano, cara no, la mano que decía: "Vete, vete...

Regresó la pobre mujer al pueblo y á la posada, y no fué poca suerte que su madre no hubiese vuelto aún de la visita y careo con el señor Oliván. Este retraso dábale tiempo para serenarse, componer su rostro, y pensar en el arduo conflicto que Dios le había deparado. Hizo al fin su aparición doña Manuela, sofocada de haber venido con prisa, y se dejó caer en el desvencijado sofá de paja antes de soltar la sin hueso en esta relación: "Cordera, habrás estado en ascuas por mi tardanza. No he podido evitarlo. Figúrate que al llegar á la Remonta me dicen que el señor don Enrique está en misa... corro á la parroquia, y allí le encuentro. Díjome que hoy, 2 de Enero, es San Isidoro, el santo de su señora, y que ésta le tiene muy recomendado que celebre como de precepto el día de su santo, y los de los santos de toda la familia... Bueno, señor: tuve que cargar. me mi misa... Después de todo me alegré, porque con tantos ajetreos viene una retrasada en sus obligaciones para con la Iglesia... Concluído el Santo Sacrificio, pude hablar con don Enrique, aprovechando un momento en que nos dejaron solos los que le acompañaban... ¡Ay, hija! está el buen señor todo asustadico y sobresaltado... Dice que aquí no podéis veros porque viene con él el señor Arcipreste de Tarancón, que no le deja á sol ni sombra... Nada, que las buenas formas se imponen ahora más que nunca, y que habéis de tener paciencia y disimulo. para que de esto no se entere nadie... Quedamos en seguir hasta Aranjuez, á donde irá él mañana, en cuanto se sacuda al engo-

223

rroso Arcipreste y á los zánganos de Sementales... Aunque nos contraríen estos aplazamientos, yo alabo la cautela de don Enrique, que nos viene muy bien para nuestro decoro... ¿no te parece? Sí, hija del alma, ya sabe Oliván lo que se pesca... Este no es un tarambana; éste es de los que saben hacer feliz á una mujer sin faltar á la circunspección, y con arreglo á los preceptos... etcétera...,

PRIM

## HXX

Siempre le fué antipático á Teresa el administrativo personaje. Su alianza con él, gestionada por la sutil tramposa, se le hacía muy dura; por fin, en la situación psicológica que le trajo inopinadamente su destino, el hombre la estomagaba... Devolvía su persona ó la vomitaba como el bolo gástrico de un alimento indigesto, venenoso. Disimuló heróicamente ante su madre las bascas que sentía, y la dejó concluir así: "Pues aĥora, prenda, te dejo otra vez. No he venido más que á calmar tu impaciencia. Don Enrique me ha citado en la oficina de Sementales para darme dinero, y sus últimas instrucciones... pues en caso de que en Aranjuez encontremos testigos pegajosos, debemos seguir á Madrid, donde, por la

reunión y revoltijo de tantas almas, hay más libertad y menos cuidado de criticones... Tú te estás aquí quietecita hasta que yo vuelva, y vas recogiendo todo por si es de necesidad que esta misma tarde salgamos pitando, y luego sabrás el dinero que me da... Pienso que no ha de ser poco, si paga como Dios manda esta vida de vaga-

bundas que llevamos por él.,

Desobediente à lo que su madre le mandaba, echose Teresa à la calle minutos después de Manolita, y á distancia discreta la fué siguiendo hasta el lugar llamado Sementales, por una larga calleja transversal que iba á parar cerca de la cabecera del puente. Apostada junto al tronco de un árbol, como á treintá pasos de la portada del Depósito, vió entrar á su madre; vió, además, dos guardias civiles hablando con dos paisanos. Los cuatro entraron luego y volvieron á salir. La presencia de los guardias infundió á la pobre mujer pavor intenso y un deseo muy vivo de intentar el salvamento de Leal... ¿Pero cómo, si carecía de todo recurso para tal empresa, y á nadie conocía. en el pueblo? Nunca como en aquella ocasión echó de menos á Felisa. Si allí estuviera su fiel criada, en ella tendría un auxiliar poderoso, pues era mujer lista, que se metía por el ojo de una aguja... Privada de tal auxilio, á cuantas personas vió, hombres y mujeres, atentamente miraba, tratando de encontrar en los rostros signos indicadores de bondad v nobles sentimientos... Pero

aun contando con las almas caritativas, poco hacer podría, por falta de dinero. Con lo que sustrajo del bolsón de su madre aquella mañana, la segunda vez que ésta la dejó sola, no tenía ni para empezar... Y ni su madre ni Oliván habían de darle lo que pa-

ra tal empresa necesitaba.

Alocada por tales amarguras y ansiedad tan honda, pasó el puente y dejó atrás el arrabal. Por último, en su correr incierto de un lado á otro, con el pensamiento en absoluta indisciplina, sintiendo como si llamas de alcohol, azuladas, se arremolinaran dentro de su cerebro, fué á parar á un lugar desolado, donde yacían sin fin de troncos de chopo recién partidos por el hacha, y en uno de éstos se sentó, rendida del incesante caminar. Hallándose en aquel osario del reino arbóreo, sintió que en socorro de su tribulación venía una idea, la única que podía consolarla y dar al conflicto una solución eficaz. La sintió llegar á su mente, entrar con timidez... La incitó á entrar como en su casa, y la acarició después para que no se escapara. Esta idea era compartir la suerte de Leal, y dejarse llevar con él á donde Dios quisiera llevarle. No tardó la voluntad con fuerte vibración en disponerse á ejecutar el soberano deseo. Levantóse Teresa del tronco, y con un ojear rápido trató de indagar el mejor camino para trasladarse en breve tiempo á la casa del Aguila... No pocos pasos de un lado á otro tuvo que andar para orientarse, y lo consiguió al fin, describiendo una gran curva al través de los campos. Algunas casas que había visto antes acabaron de señalarle el derrotero. Su idea, como estrella milagrosa de las que alumbran de día, con certera indicación la guiaba.

En el trastorno de sus sentidos para todo lo que no fuese su idea temeraria, vió, como vagos espectros ó apariciones, dos hombres agobiados por cargas de sarmientos, chiquillos vagabundos que apedreaban á los pájaros; se fijó en el vacío nido de cigüeñas prendido en la torre de la iglesia; miró el cielo azul, brumoso en el horizonte, el suelo abrillantado por la escarcha, las ovejas flacas que pastaban en los rastrojos, el lejano escuadrón de álamos sin hoja alineados en las márgenes del Tajo... y al fin, descollando sobre el gris difuso del paisaje, la casa del Aguila, de ladrillo viejo y quemado, con violentos chorretazos de rojo sanguíneo.

Al cabo, como en la misteriosa ordenación de los sucesos del mundo no suelen ir éstos bien acordados con nuestras ideas, resultó que, de súbito, un vago rumor de humanas voces apartó de la casa del Aguila la atención de Teresa, llevándola á un apiñado grupo, distante un tiro de fusil en dirección contraria al pueblo. Creyó ver la moza en aquel gentío tricornios de la Guardia civil. Maquinalmente corrió allá, delante y detrás de unas cuantas personas igualmente movidas de curiosidad... Poco habían andado cuando sonó un tiro. Detuviéronse medrosos hombres y mujeres. Alguna gen-

te de la que á los guardias rodeaba, retrocedió con susto y azoramiento... Teresa oyó estas confusas explicaciones del suceso: "Dos bandidos que cogieron en la casa del Aguila... Nada, que han tenido que matar á uno... que estaba rabioso y se echó sobre el civil, mordiéndole la mano... No fué así, mujer... como el bandido no quería dejarse llevar, y saltó la zanja, de un tiro le dejaron seco... No, hombre: el bandido sacó un hierro que había cogido de las rejas de la casa, y quiso clavárselo al guardia... vele allí herido... el guardia herido... el bandido muerto... Ese ya no la hace más... A la Guardia con esas bromas... Vamos al pueblo á contarlo... No vayas, que ya está aquí todo el pueblo.,

El corazón de Teresa, con breve lenguajetrágico, dijo á ésta que el bandido muerto era Leal. Su propio terror llevó adelante los pasos de la desdichada mujer, y confundida con los curiosos, vió y comprobó con sus ojos lo que el corazón le había dicho. Era Jacin. to... Muerto yacía sobre un ribazo, traspasada la sien de un tiro, contraídos aún brazos y piernas del furor que precedió á su muerte... Quiso matar, y pereció al primer intento. En la mueca de su rostro quedó estampada su última exclamación de insana rebeldía. Apagados, sus ojos eran fieros; muda, su boca blasfemaba... Huyó Teresa despavorida en dirección del pueblo; mas luego tomó camino distinto, que si la horrorizó el cadáver de Leal, no menos la espantaba la idea de ver á la sutil zurcidora Manolita Pez. De ella y del remilgado caballero burocrático quería huir para siempre. Voló, pues, con las alas de su pánico; pasó el puente, la calle principal, y aunque el aliento le iba faltando, con esfuerzo de pulmones siguió campos adelante, hasta que desaparecieron de su vista las casas de Fuentidueña de Tajo. Ya era tiempo de respirar, y así lo hizo, tirándose en el suelo. En aquel reposo de su cuerpo, yacente

en el frío rastrojo, fué acometida de una pena insuperable que abrumaba su espíritu. Claramente veía que ella era culpable de la muerte del pobre Leal, porque con increíble simpleza, movida de un miedo nocturno, reveló á su madre el sitio donde el infeliz hombre se ocultaba. Cierto era como la luz del día que su madre llevó el cuento al señor Oliván, éste al Alcalde... Lo demás del terrible suceso por sí mismo se reconstruía... ¿Quién le sugirió á ella la perversa confianza que tuvo con Manolita, la indiscreción de aquella noche aciaga? El demonio, sin duda. Y el demonio fué más listo que los ángeles, pues antes que éstos la incitaran á perdonar, el maldito había tramado la delación... Sí, sí: todos los agravios fueron perdonados cuando vió á Leal en situación tan miserable, escondido de la justicia como un facineroso. Bien segura estaba de que su intención frente á la siniestra casa del Aguila fué perdonar, perdonar sin reserva...

Mas ni con estas consideraciones ni con otras que hizo al ponerse en pie para seguir andando, consiguió el menor alivio de la enorme pesadumbre que tenía sobre su conciencia. Con todo aquel peso y el de su cuerpo fatigado siguió á campo traviesa, hallándose al caer de la tarde en un camino real que á su parecer era el que partía de Fuentidueña para los pueblos del Tajuña. Desfallecida, pidió socorro en una caseta de peón caminero, donde su bella persona y traje levantaron un vientecillo de sorpresa, curiosidad y murmuración. La caminera y dos vecinas con chiquillos en brazos le dieron pan y aceitunas, y ofreciéronle hospitalidad para pasar la noche, que ya se venía encima. Aceptó Teresa la comida y no el hospedaje, diciendo que tenía prisa por llegar al pueblo próximo, de cuyo nombre no se acordaba. Maravilladas las mujeres de que la hermosa señora bien trajeada no supiese el nombre del lugar á donde iba, dijéronle que era Villarejo de Salvanés... Sin disimular con una breve explicación su extraña ignorancia del pueblo á donde se dirigía, siguió adelante, dejando en la casa caminera un remolino de maliciosas conieturas.

La noche cubrió de sombras el camino. En la soledad medrosa de su andar lento, oyó Teresa trás de sí formidable rumor de creciente intensidad, como si las aguas de un gran río se desbordasen y corriesen en seguimiento de ella para cogerla y arrastrarla al mar. Asustada se detuvo; el ruido no era de aguas desbordadas, sino de miles de caballos que estremecían la carretera con su trotar vivo, quadrupedante sónitu. Apartóse, y dejó pasar la ola. Su alterada imaginación le aumentaba la veloz ringlera de corceles que á su parecer no tenía fin... No iban desmandados; pero sí con menos orden del que se admira en las marchas ordinarias de Caballería. Oyó las voces de los jinetes, raudas, desgarrándose en la velocidad y estiradas por el viento en flotantes hebras. No entendía; más bien adivinaba...; Prim... Libertad!

Viendo pasar los veloces caballos, recordó Teresa que en la propia dirección habían ido Clavería con algunos paisanos, y el intrépido vagabundo Santiago Ibero, con su frugal desayuno de queso y pan. Sin duda iban todos hacia el pueblo cercano, cuyo nombre le enseñaron las mujeres en la caseta del caminero. Era Villarejo de Salvanés. Pensando en esto, cristalizó al fin en la mente de Teresa un propósito fijo referente á sí misma, y se dijo: "Por aquí se irá también á Aranjuez, y por Aranjuez pasa el tren de la Mancha. Allá me voy; tomo mi billete de tercera, y me planto en Herencia, donde viviré con Felisa... hasta que quiera Dios aliviar mi alma de este peso que me agobia...

A Villarejo llegó Iberito al mediodía del 2; al atardecer, Clavería y sus comilitones, que fueron recibidos por amigos disfrazados

de paletos. Dijeron éstos á Clavería que el movimiento se había preparado en Madrid con arte y precauciones muy sutiles, que forzosamente traerían un éxito loco. ¡Ya era tiempo, vive Dios! Se contaba con tropas de las acantonadas en Leganés, con las del cuartel de la Montaña, y con otras que en el mismo día 3 darían el grito en Avila y Valladolid, produciéndose de este modo le-vantamientos simultáneos que el Gobierno no podría sofocar por pronto que acudiese. Se contaba también con la Caballería de Alcalá de Henares y con Cazadores de Figueras, que guarnecían aquella ciudad. En cuanto á los regimientos de Caballería, Calatrava y Bailén, acuartelados el uno en Aranjuez, el otro en Ocaña, ya podían decir que los tenían en la mano. El primero estaba cogido por el capitán Bastos y el coronel Merelo; el segundo traíanlo Terrones y Oñoro: los dos amanecerían en Villarejo. La cosa se presentaba esta vez con buen cariz. El General, con Calatrava y Bailén y las fuerzas de Alcalá, caería sobre Madrid, donde gran parte de las tropas de la guarnición estarían ya sublevadas.

De madrugada llegó á Villarejo por el lado de Arganda un coche ligero de los que llaman góndolas. En la puerta de una casa de buen aspecto, propiedad de un acomodado labrador de la villa, descendieron cinco caballeros vestidos de cazadores: eran Prim, Milans del Bosch, Pavía y Alburquerque, Monteverde y Carlos Rubio. De este último

se duda que fuera vestido de cazador, como dice la historia: en todo caso, su traje sería el de los desastrados pajareros que en las cercanías de Madrid persiguen gorriones y pardillos. Prim, sobre las prendas venatorias, Îlevaba un gabán con el cuello levantado: se había constipado en el viaje y tiritaba de frío. Monteverde y Milans del Bosch llevaban capotes de campo. En cuerpo gentil iba Pavía, insensible á la baja temperatura. Lo primero que preguntó el General al entrar en la casa fué si habían llegado los uniformes. Allí estaban desde mediodía, y no sólo llegaron los uniformes, sino algunos comisionados de comités de provincias, y mensajeros que traían interesantes avisos y comunicaciones. Entre éstas agradó mayormente á Prim la que trajo de Levante un avispado mozo que por su puntualidad y tino, por la ligereza de sus piernas, parecía el hijo predilecto de Mercurio.

Si Alicante y Valencia, como se anunciaba, respondían al movimiento el mismo día 3, apuradillo se vería el Gobierno para acudir á echar agua en tantos incendios. Llegaron asimismo en el curso de la noche paisanos catalanes, entre ellos uno muy arrogante y decidido, cabecilla de agitadores callejeros, á quien llamaban el Noy de las barraquetas. La misión de éstos era salir de allí con proclamas que irían repartiendo en todo el tránsito hasta Barcelona... Nadie durmió aquella noche; nadie pudo eximirse del delirio expectante, del presu-

mir y anticipar el suceso futuro, que todavía era un enigma. En las cabezas grandes y chicas ardían hogueras. Las llamaradas capitales *Prim*, *Libertad*, se subdividían en ilusiones y esperanzas de variados matices: Prim y Libertad serían muy pronto Paz, Ilustración, Progreso, Riqueza, Bienestar...

## XXIII

Desde el amanecer, la humilde Villarejo, comunmente silenciosa y pacífica, parecía un campamento. Calatrava y Bailén, y la turbamulta de paisanos, fueron recibidos con grande estrépito de aclamaciones. Acto seguido, las improvisadas cantineras servían á los sublevados: el aguardiente del vecino Chinchón venía como llovido á confortar los ateridos cuerpos, y á encender en las cabezas los sentimientos más patrióticos. Un vértigo de organización corría de un lado á otro, y las órdenes restallaban á lo largo de las calles villanescas, como las tracas de la fiesta valenciana. ¡Caballos, hacen falta caballos!... Cuatro fueron los que con el suyo trajo Clavería; de Huete. de Tarancón y Aranjuez vinieron como dos docenas, parte montados, parte conducidos por patriotas.

Al fin, como se pudo arreglóse que tu-

vieran cabalgadura los amigos más inmediatos á Prim, y los demás, los que venían de mirones ó para hacer bulto, que se apañaran borricalmente, ó en los camellos que la Casa Real había instalado en Aranjuez. Esto decía Milans del Bosch, siempre inquieto y jovial, multiplicándose en los sitios donde había dificultades que vencer. Era corto de estatura, vivísimo de genio. Vistos una vez, nunca se olvidaban su en· cendido rostro, su bigote largo y su mirar impulsivo. El auditor de Guerra, Monteverde, cautivaba la atención por su lucida es. tatura y la nobleza y hermosas líneas de su rostro, alta la frente, blanquísima la barba. Dejábase tratar llanamente de todo el mundo, y sus compatriotas, los canarios, le llamaban Frasco Monteverde; era hombre modesto, sencillísimo, afable, gran corazón, y uno de los amigos más adictos y leales que tuvo don Juan Prim. Pavía no se dejó ver en la calle, atento al estado de ánimo del General, que á las seis de la madrugada extrañaba no haber recibido aviso de hallarse en marcha los sublevados de Alcalá; á las ocho comenzó á sentir inquietud, y á las diez impulsos de montar á caballo para salirles al encuentro. En el pueblo corría la voz de que los de Alcalá estaban ya en Pozuelo del Rey; pero ¿quién había traído la noticia? Los pájaros, el deseo tal vez.

Ello era que no sin motivo se hallaban todos en ascuas, porque al General se habían dado vehementes seguridades de que

los Cazadores de Albuera, los Coraceros del Rey y de la Reina, con Cazadores de Figue. ras, se pondrían en marcha en la noche del 2 al 3... En estas ansiedades estaban los más allegados á Prim, cuando llegó á Villarejo, reventando el caballo, un capitán llamado don Bernardo del Amo con la tristísima nueva de que las fuerzas de Alcalá no habían podido salir, y que las de Madrid se quedaban en sus cuarteles esperando mejor ocasión. ¡Y para traer la noticia de tal desastre, el capitán había corrido con velocidad de hipogrifo! ¿Pero qué había pasado? El jadeante mensajero no podía contestar concretamente. Los de Alcalá no salieron cuando debían, por un error ó azoramiento de Lagunero; y antes de que intentaran salir nuevamente, se echó encima el General Vega Inclán, á quien había telegrafiado el Gobierno... En Madrid, según indicó Del Amo, hubo imprudencias, delaciones... Sobre los entusiasmos de Villarejo se desplomó el cielo con toda su pesadumbre glacial de tenebrosas nubes.

Si el horrible desengaño dejó á los pobres insurrectos enteramente aplanados y casi sin respiración, Prim oyó con frío dolor la noticia, que era un toque más de la fatídica trompeta del fracaso, que ya conocían bien sus oídos. De tantos golpes y adversidades, de tantas esperanzas fallidas en el momento supremo, el hombre se había hecho estóico. Su alma se revestía de coraza durísima, y su propio amargor bilioso le tenía bien pre-

parado para más intensas amarguras. La magna empresa política y militar requería el valor de los héroes, la paciencia de los bienaventurados, y quizás la abnegación de los mártires. De todo había de tener un poco y aun un mucho, pues el reino de la Justi-cia y de la Libertad que intentaba conquis-tar, se alejaba cuando parecía estar al alcance de la mano, y á cada embestida del expugnador se revestía de mayor fortaleza... Y ante el nuevo fracaso érale forzoso aguzar su entendimiento para decidir pronto si debía volverse á su casa vestido de cazador como vino, ó ceñirse la espada y montar á caballo para salir á una fugaz aventurilla en los campos manchegos. Lo primero era desairado, lo segundo peligroso. Optó por lo peligroso, solución más conforme con su altivez. Había llegado á Villarejo con la ilusión de reunir un ejército como el que O'Donnell llevó á Vicálvaro, y el mons parturiens no le dió más que los húsares de Aranjuez y Ocaña. ¿Cuál era el contingente efectivo de Calatrava y Bailén? Pavía le dió la cifra exacta: Seiscientos ochenta y cuatro hombres.

Pues con sus seiscientos ochenta y cuatro jinetes y la irregular cuadrilla de paisanos armados, se sostendría en campaña todo el tiempo que pudiese. Corría el riesgo de ser acosado por tropas que O'Donnell mandara en su persecución. ¿Pero no podría sobrevenir algo feliz entre tantas adversidades? Aún no se tenían noticias de Avila, donde

Campos y González Iscar debieron pronunciar el batallón de Almansa; ni de Zamora, donde Villegas y Pieltain cooperaban resueltamente. Si éstos cumplían en Castilla, y Latorre en Valencia, y Ferré no se había dormido en Tortosa, quizás el alzamiento, que tan torcido nació en Villarejo, podría enderezarse, cobrar aliento y vida... Adelante, pues, y Dios diría. Decidido á probar fortuna y sin oir otra voz que la de su esforzado corazón, salió Prim al campo; arengó á sus húsares, que le respondieron con vítores ardientes, y quedó dispuesto que se dedicara la noche al descanso, pues tenían por delante grandes fatigas y privaciones.

En las primeras horas de la mañana del 4. con un frío casi glacial, salió de Villarejo la tropa sublevada. Hallábase el gran Ibero en la plaza, metiendo maletas y fardos de víveres en la góndola que había traído al General y á sus amigos, cuando se sintió tocado brusca y pesadamente en el hombro. Al volverse, se encontró con la cara rugosa de un payo viejo y estas corteses razones: "¿Es usted por casualidad un mozo de ojos negros mismamente, á quien llaman Santiago Ibero?... ¿Sí?... Gracias á Dios que acierto, senor. Pues vengo de parte de una senora que en mi casa está, si no moribunda, poco menos., Respondióle Ibero que él no podía dejar su obligación por acudir á mujeres des-conocidas, y el hombre siguió así: "Bien hará en ir á donde le llaman, que la señora

desvalida tiene buena traza, y en el llorar y en la hermosura es, á mi ver, como la Magdalena, aunque sea mala comparación... Y dígame ahora dónde se halla un caballero militar llamado don Jesús, á quien también desea ver la madama., Ibero señaló á Clavería, que muy cerca estaba, instruyendo á los paisanos en el orden de marcha... Antes de abocarse con él, el payo indicó á Ibero la situación de su casa, que blanqueaba no lejos de allí, á la incierta claridad de la mañana brumosa... Fué Santiago de un vuelo al sitio de donde con tanto apremio le llamaban, y vió á Teresa en estado lastimoso, yacente sobre una estera, mal cubierta de mantas, la hermosa cabellera destrenzada y terrosa como si hubiera servido de escoba para barrer el suelo, encendidos los ojos de fiebre y llanto... Una vieja y dos mozas en cuclillas junto á ella, la miraban con piedad y querían reponerla con friegas v vino caliente.

Apenas vió al errante mozo, trató la doliente Teresa de explicarle con entrecortadas voces su situación y sus deseos... Se había quedado sola en el mundo. Ya no tenía madre; ya no tenía tampoco á Leal... Todó su afán era reunirse con su criada Felisa, habitante en Herencia. Andado había la infeliz toda la noche... Sacando fuerzas de flaqueza, trataba de llegar á Aranjuez, donde tomaría el tren hasta Madridejos... pero le habían faltado las fuerzas, cayéndose como cuerpo muerto en el camino real...

En esta parte de la relación, entró Clavería, y Teresa hubo de repetir algo de lo dicho, refiriendo además la desastrada muerte de Leal... En su desolación, entendió que Dios no la abandonaba por completo. Acordóse de los amigos que tenía en el ejército de Prim, y á ellos acudió en demanda de socorro, pues aunque no le faltaba dinero para tomar en Aranjuez billete de tercera, no lo poseía para llegar al Real Sitio en cualquier galerín ó carromato, y antes que ir á pie, prefería que la llevasen de una vez á la se-

pultura.

No la dejó concluir Clavería. Impaciente y compadécido, fluctuaba entre sus obligaciones, momentos antes de la marcha, y su piadoso deseo de atender á la guapa moza. Solucionó al fin estas dudas á lo militar, soltando cuatro gritos y apoyándolos con patadas enérgicas. "No podemos entretenernos en arreglarle á usted su viaje, Teresa... ¿A dónde va, pues? ¿A Herencia, á Madridejos, á la Argamasilla? No, no lo repita usted, Teresita, pues ni tiempo de escucharla tenemos ya... Yo no puedo abandonar... á la viuda de un tan querido amigo mío... ¡Eh, hala!... usted se viene con nosotros... Chitón... no admito réplica ni observaciones... ¿Qué tiene que decir?... Silencio... A callar digo. Ibero, cógela y métela en la góndola. Si chilla, que chille: no le hagas caso... Cuando el carricoche pase por aquí, mandas parar, y adentro con ella. Figurate que es un fardo más que llevas... un bulto más,

quiero decir... Abur... Hasta luego., Corrió desalado... ya los batidores y cornetas iban saliendo del pueblo.

No le valió á Teresa protestar del despótico proceder de Clavería. Hecho Iberito á la estricta obediencia de lo que se le man-daba, metió en la góndola el no muy pesado bulto de Teresa, como una carguita más entre las que se llevaban; le arregló en el interior el mejor y más cómodo sitio para que descansara, y... andando velas... Rediez! antes de pelear habían cogido los sublevados un hermoso botín. Por cierto que al enterarse del camino que seguían, volvió Teresa al tole-tole de su espanto y lloriqueo, diciendo: "¿Pero qué... me llevan otra vez á Fuentidueña? No, por Dios, no... Ibero, déjame en medio de la carretera antes que llevarme á ese pueblo donde puede verme mi madre, puede verme el desaborido señor de Oliván..., Recomendóle Ibero silencio y paciencia; y como la quejumbrosa no le hiciera gran caso, tomó la actitud de un guardián inflexible, y así le dijo: "Usted, seño-ra, va donde la lleven, y yo, que aquí estoy para cuidar de usted como ha mandado el señor Clavería, no la echaré á la carretera, ¿estamos? Cierre el pico y no tenga miedo, que aquí no se permiten alborotos... El capitán ha dicho que al pasar por los pueblos se guarde el mayor silencio... y que de haber gritos, sea no más que ¡viva Prim... viva la libertad/ pero de ningún modo gemidos ni cosas tristes, porque tal como va

usted, señora, parece que la hemos robado

para divertirnos por el camino.,,

Y pasaron por Fuentidueña sin tropiezo, Prim y sus húsares aclamados, aunque nadie sabía si traían la victoria ó iban tras ella, Teresa inadvertida, cuidadosamente arrebujada y tapándose la cara con un pañuelo. Lo primero que hizo Prim una vez que pasó el Tajo fué mandar cortar el puente, incomunicando así su menguado ejército con las columnas que O'Donnell había de mandar en su persecución. Sin detenerse dejó la carretera de las Cabrillas, siguiendo por caminos transversales hasta Santa Cruz de la Zarza, donde pernoctó. Alojáronse los principales de la expedición en casas del pueblo, otros en corralizas y corralones, y Teresa quedó muy á gusto en el coche, pues, según dijo mil veces, no quería que nadie la viese y sólo deseaba llegar pronto á una estación del ferrocarril por donde pudiera encaminarse á Herencia.

A visitarla fué Jesús Clavería, y la encontró más consolada y repuesta, aunque todavía chillaba de vez en cuando; que tan fácilmente no había de pasar la trágica emoción de su desdicha. Ordenó luego al buen Ibero que si Teresa no iba bien en la góndola, la trasladase á un carro de la impedimenta, acomodándola sobre sacas de paja. También le recomendó con severidad que cuidase á la lastimada y enferma señora, y al fin le dijo: "De acuerdo con el General, te dejo venir en la columna, en previsión

de algún servicio que puedas prestar; pero ya sabes... has de obedecer ciegamente cuanto se te mande. Con tu vida me respondes de que Teresa no tendrá nada que sentir en su viaje, y de que nadie le ha de faltar al respeto y consideraciones que se le deben., Tan al pie de la letra cumplió Iberito estos mandatos, que aquella noche misma hubo de tener una seria cuestión con dos albéitares de Calatrava, que se permitieron ametrallar con chicoleos á Teresita, por pasar el rato y tantear el terreno... que si tendría los ojos más bonitos si no llorara tanto... que si se tapaba demasiado la pechera... que ellos le darían conversación para distraerla... Todo esto le pareció á Ibero de una des-cortesía impertinente, y llegándose á ellos en actitud decidida y calmosa, les dijo: "Caballeros, déjense de ofender á esta señora con flechazos y tonterías, porque aquí estoy yo con órdenes terminantes para no permitirlo... Qué?... ¿Se ríen?... ¿Toman á chacota lo que les digo?... Pues el guasón que no esté conforme, salga al camino con el arma que quiera ó á puño limpio, y Dios dirá quién se ríe y quién se pone serio... Fuera de aquí, y que no les vea yo más molestando é este soñore. do á esta señora...

## XXIV

Penetrando en el espíritu de Jesús Clavería y leyendo en él la verdadera intención del interés que por Teresa se tomaba, lo primero que se encuentra es la piedad, después el egoísmo, que en todo hombre existe más ó menos imperante, aunque lleve el nombre de nuestro Salvador. Pensaba el amigo de Leal que muerto éste, le correspondía la herencia de los únicos bienes que al morir dejaba, las gracias de Teresa. La viudez de ésta no podía ser larga, si en Madrid hacía feria de sus encantos. Pues él, Jesús Clavería, la libraba del sonrojo de buscar nueva protección, y conociéndose ambos como se conocían, seguramente habían de llegar á formal inteligencia. Firme en esta idea desde el instante en que la encontró desolada en el casucho de Villarejo, determinó llevársela en el convoy hasta donde pudiese sin escándalo. Procuraba que ni sus compañeros ni el General le descubrieran el botín. De aquéllos temía la envidiosa rivalidad: de Prim que prohibiese llevar en su ejército sublevado impedimenta de mujeres.

De Santa Cruz de la Zarza salieron el día 5, buscando los caminos manchegos. Por el ex-

celente espionaje que le servía, supo Prim que el General Zabala, destinado à perseguirle con tres batallones de Infantería, seis escuadrones y ocho piezas de batalla, había llegado á Villarejo en la noche del 4. ¡Qué acertado fué inutilizar el puente! Zabala no podía seguir otro camino que el de Colmenar y Aranjuez para cortar el paso á los sublevados en algún punto de la línea de Alicante, si éstos la pasaban para tomar la dirección de Portugal. Pero Prim picó espuelas, y arreando toda la noche adelantó muchas horas á Zabala. Al amanecer del 6. divisaba los molinos de viento de Tembleque. ¡Oh Mancha, oh tierra del ensueño caballeresco!... Por cierto que en aquel punto quiso Teresa quedarse; mas la disuadieron con el engaño de que la columna pasaría por la propia Herencia. Notó Ibero que la pobre mujer no se rebelaba ya tan enérgicamente contra estas fábulas, 6 que iba entrando en la superchería, dejándose querer, dejándose llevar. Y el bravo Teniente Coronel, acariciando sus gratos pensamientos amorosos, se decía: "¡Qué Herencia ni qué niño muerto! Aquí no hay más herencia que la mía, que yo la heredo, que Leal me ha dejado por heredero... y aquí no ha pasado nada...

Camino de Madridejos, donde pensaba pernoctar, supo Prim que además de Zabala venía contra él el General Concha, que había improvisado una columna con dos compañías sacadas de Albacete y paisanos ar-

mados. Y no era esto sólo, pues de Madrid venía Echagüe con tropas de todas armas. Hallábase, pues, entre tres fuegos, entre tres Generales aguerridos, que se disputarían la gloria de cogerle y hacerle pagar cara su insana osadía. No sería flojo triunfo burlarles á los tres y escabullirse por entre los pies y patas de tantos hombres y caballos... En Madridejos, donde pasaron la noche del 5 al 6, no expresó Teresa con tanto ardor su propósito de ir á reunirse con Felisa; más bien se notaba frialdad en lo que días antes fué deseo febril. Las impresiones trágicas se borraban quizás, ó sólo persistían en la forma de turbación de conciencia. El gusto de vivir en conformidad con el destino iba ganando terreno en aquella pobre alma, y los accidentes del viaje, que ya traían incomodidad, ya novedades y distracciones, producían el efecto sedante. De nada carecía: los conductores del carro, bien gratificados, la trataban con respetuosas consideraciones, creyendo tal vez que era una condesa ó archipámpana que llevaban en rehenes, y por fin, para mayor tranquilidad de ella, se iba disipando el peligro de que su presencia causase escándalo, pues desde Tem. bleque venían no pocas mujeres agregadas al convoy, unas arrastradas con vago magnetismo por la tropa, otras movidas de su propio impulso á la granjería de cantine. ras ó proveedoras. La cola de un ejército, y más si éste va sublevado proclamando altos ideales, la emancipación de los esclavos,

el fuero de los humildes, lleva y arrastra siempre un jirón del temporal ó eterno fe-

menino.

De Madridejos siguieron á Villarta, donde el General recibió el soplo de que por el tren iban treinta vagones de tropa en dirección á Manzanares. Mientras Prim descabezaba un sueño en Villarta, Zabala dormía en Tembleque, distante cuatro leguas. En Daimiel acechaban al rebelde fuerzas superiores, y á Toledo se aproximaban ya Echagüe y Serrano del Castillo. Por cierto que al de Reus le sacó de quicio lo que de él dijeron Concha en su proclama de Alcázar de San Juan, v O'Donnell en su discurso del Senado. El primero le llamó traidor y cobarde; el segundo denigró á su rival con la especie de que al salir de Villarejo había huído cobardemente. Para acabarlo de arreglar, don Leopoldo dijo en aquella sesión tonterías angélicas, de las que él mismo para su sayo había de reirse: que nadie se había unido al General sublevado; que el ejército estaba indignadísimo, y que de toda la Península venían telegramas expresando el amor de los pueblos á su Reina, y el entusiasmo por el Ôrden Público. Con perdón del ilustre Duque de Tetuán, el grave historiador Confusio se permite afirmar que desde Túbal hasta nuestros días, ningún español se ha entusiasmado por el Orden Público... Hablando en plata, ridícula era la indignación de Concha y O'Donnell, sublevados el 41 y el 54. Ninguno de los dos tenía autoridad

para coger la trompa y dar con ella estriden-

tes notas de disciplina.

Ninguna importancia tienen en la Historia estos trompetazos, vano ruido de los principios, que no ahoga la música rítmica de los hechos. Lo que sí tiene importancia histórica es que, alojada Teresita en una buena casa de Villarta, entró en ella requiriendo agua, jabón y peines, deseosa de adecentar su persona y quitarse la mugre y sombras de tristeza que la deslucían. Gran parte de la noche empleó en acicalarse y en restaurar su hermosura, que estaba como empañada; luego le sirvieron la cena, y otra vez al carro, de pajosas blanduras... A las dos de la madrugada salieron en dirección de Daimiel, atrevida marcha que dispuso Prim para mayor burla de sus perseguidores. Avanzó la columna toda la mañana por terreno blando, pantanoso, erizado de peligros para la Caballería; pasaron muy cerca de los Ojos del Guadiana, que en aquellos húmedos lugares sale á ver la luz después de soterrarse como avergonzado de sí mismo; vadearon charcas, pisaron juncales y eneas, y al amanecer, á la vista del pueblo, desfilaron de dos en dos por estrecha faja de tierra. Allí dispuso el General un rápido quiebro hacia el Norte; pasaron nuevamente por los Ojos, vadearon el río con el agua al pecho de los caballos, y sufriendo ásperos rigores de la humedad y el frío, llegaron á Villarrubia de los Ojos, lugar grande, cuyos moradores trabajan, tuercen y manipulan la

enea para fondos de sillas y otros utensilios; lugar además bien abastecido de quesos, hogazas, corderos y otras materias nutritivas, y de añadidura el más liberal y expansivo de toda la Mancha.

Salieron á recibir á los sublevados alcalde y médico, señorío, pueblo y hasta los curas, con lucida vanguardia de mujeres y muchachos, cuyos clamores y chillidos alegraban el aire vago. Allí, cuanto había en el pueblo se les brindó para mantenimiento de la tropa; allí se improvisaron festejos, con música de guitarras y bulla de pande-retas; allí, en fin, no quedó alabanza ni lisonja que no le dijeran al de los Castillejos por su valor y liberalismo. Pero el entusiasmo de la honrada villa fué defraudado por el propio don Juan, al decir que sólo permanecería el tiempo preciso para dar á caballos y hombres un breve descanso. Monteverde, Milans del Bosch y Clavería aprovecharon la breve parada para salir á los alrededores del pueblo á una tirada de palomas, que en espesas bandadas por el inmenso cielo discurrían, y en un par de horas mataron y cobraron algunas docenas de aquellas inocentes aves.

Corto tiempo duró el regocijo, porque el General mandó tocar á botasilla, y con desconsuelo de unos y otros salieron las tropas, tomando la dirección de los montes de Toledo. ¿A dónde iban? Siempre atrevido y gallardo, discurrió don Juan obsequiar con una cena en sus dominios, el palacio y ca-

zadero de Urda, á los soldados y oficiales que en aquella sin igual aventura le seguían. Fué una humorada de gran señor y una temeridad de caudillo, pues iban á colocarse á pocas horas de Echagüe. ¿Pero qué

importaba?

"A los que sostienen que es un disparate estratégico-dijo á sus allegados, —les contestaré que es impulso mío, iniciado al llegar á Villarrubia, y los impulsos que con violencia nacen en mi ánimo jamás los sofoco, porque sé que no han de conducirme á nada malo. Adelante y démonos prisa, que á un paso regular pienso que allá estaremos á las diez de la noche... ¡Qué gusto poder dar á estos leales muchachos el repuesto de vinos de primera que allí tengo! Todo es poco para ellos, que me siguen sin saber á dónde los llevo... Por de pronto, los llevo á mi casa... después ya se verá, porque los olores de nuestra cena podrían llegar hasta las narices de Zabala ó Echagüe, y entonces... ¡sabe Dios!... ¡Ah, cómo se habían de divertir mis amigos Salamanca y Carriquiri si los tuviéramos aquí!... Y ellos estarán ahora diciendo: "¿Por dónde andará ese loco de Prim?..., Y el loco de Prim, el traidor y cobarde Prim, camino de Urda... He aquí un sublevado que se va á su casa...,

Con éstas y otras humoradas iban ganando camino. Al anochecer, el terreno se les endurecía, se les elevaba, presentándoles repechos y accidentes que con ímpetu vencían los valientes caballos. La noche se pre-

sentó obscura, fría y serena, y el cielo sin luna les mostraba la gala de sus constelaciones. Pronto se vieron rodeados de sombrías masas arbóreas, chaparros agigantados por la obscuridad. Penetraban en el monte;, la Caballería, de dos en dos, culebreaba por los senderos torcidos, buscando la divisoria entre las aguas de Guadiana y Tajo; á veces su paso era lento, por obstáculos del camino o por vacilación de los guías. Después de las diez, salió por las Sierras del Conde una luna menguante, roja, con media cara comida... Dijérase una cara con dolor de muelas, entrapajada del lado izquierdo; pero aun así, la presencia de la diosa infundió gran regocijo á los caminantes, que con exclamaciones de alborozo saludaron la dulce claridad que les traía. Iba la luna perdiendo su encendido color conforme subía por los cielos adelante, bruñidos como bóveda de acero. Las pocas nubes que los enturbiaban antes de la aparición del astro, se retiraron barridas por la escoba de un nordestillo sutil. Dentro de sus dólmanes mataban los húsares el frío, que aún no era demasiado intenso, y los caballos no sentían bajo sus cascos la dureza de la helada. La claridad lunar, melancólica, que parecía traer á los oídos murmullos de consejas, alumbraba el país, dando su verdadera forma á la vegetación enana, chaparros, enebros y escaramujos, y á la más corpulenta de hayas y encinas, algunas de silueta extravagante. Conforme adelantaban, iba cre-

ciendo á la vista la flora selvática, que de improviso desaparecía, dejando ver las lomas calvas, en cuyas redondeces desleía la luna tintas aquí verdosas, allá violadas.

Reaparecían las masas de monte bajo y alto. Luego se vieron fogatas de carboneros... Hacia ellos iba el ciempiés ondulante de la Caballería, traqueteando con infinita cadencia de los herrados cascos sobre un suelo desigual, torcido, pedregoso... Pasó junto á los carboneros la tropa sublevada con su General á la cabeza, y aquellos infelices, que en faena tan ruda se pasaban la vida, el pecho al fuego y las espaldas al frío glacial, miraban á los húsares como un ejército fantástico. Atónitos y con la boca abierta permanecían viéndolos pasar, sin saber de donde salían tales hombres, ni qué buscaban por aquellos riscosos vericuetos. No podía ser de otro modo; sus ideas políticas eran muy vagas, su conocimiento del mundo harto borroso. Conocían á Prim de nombre; algunos le vieron cazar en el coto de Urda... ¡Pobre gente! Para ellos no había más obstáculos tradicionales que la nieve y ventisca, la miseria y el bajo precio del carbón.

## XXV

En Urda ya la columna, el General, sus amigos y la oficialidad se alojaron en el palacio, que parecía castillo. Los restantes acomodáronse en las dependencias, y á la tropa se le dió orden de acampar en el lugar más abrigado del monte, con permiso de hacer hogueras, cortando toda la leña que fuese menester. El General repartiría entre sus leales soldados la bucólica y la bebida fina que en sus bodegas y despensa guardaba. La juvenil alegría dió á los soldados increíble presteza para proveerse de combustible y encender buen número de fogatas. Los grupos, bulliciosos, se formaban, se descomponían y volvían á formarse por improvisadas ó antiguas atracciones de amistad. Toda la loma próxima al castillo se convirtió en verbena, iluminada por las llamas y por el júbilo que encendía los corazones... No sintió poco el buen Clavería tener que aceptar alojamiento dentro del castillo. Rehusarlo sin que se trasluciera la causa de su desgana, no podía ser; y aunque Milans y Monteverde estaban en el ajo, y quizás el General, la dignidad no le permitía descubrir su flaco. Dispuso que Teresa vivaquease en un sitio que él designé, en los extre-

mos del campamento; mandó arrimar el carro, encender una buena fogata, y se llevó consigo á Ibero para enviarlo luego con lo mejor que pudo encontrar: fiambres excelentes, botellas de Burdeos y Borgoña, y un

palomino de añadidura.

Bien se le conoció á Teresa que era de su agrado el campamento nocturno con aire y toques de verbena, sin duda por ser cosa no esperada y novísima, contraria totalmente á las privaciones propias de un ejército en campaña. A pesar del frío, le causaba desazón el resplandor ardiente que en la cara recibía, y con la venia de su guardián se apartó al resguardo de unas retamas espesas, que eran cómoda pantalla frente á la hoguera. Quedaba, pues, la buena moza en una sombra agujereada, y así recogía un calor discreto cernido por los huequecillos de la planta. Allí fué Ibero para llevarle el pichon asado, un fiambre superior, galletitas sabrosas y vino de Burdeos. Todo esto en platos, con tenedores, cuchillos, vasos, y cuanto se necesitaba para cenar con limpieza, que así las gastaba el castellano de Urda con sus comensales, ya se albergaran en el castillo, ya camparan á la intemperie. Los soldados sabían prescindir de tales adminículos, empleando el desembarazado servicio de sus dedos. Retenido por Teresa, que quiso darle parte en todo lo que cenaba, Santiago se sentó á la sombra de las retamas, junto á la hermosa mujer, y observando que comía con mediano apetito, le dijo:

"Bien se ve que va usted reponiéndose, y que todas aquellas tristezas y ganas de morirse se han ido quedando en las zarzas del camino. Por eso no hay cosa mejor que correr, correr por el mundo. Yo lo he probado.

—Lo que ves, Santiago, es la obra natural del tiempo, que cuando una quiere morirse, él no la deja, y es también efecto de los aires puros y del descanso... Pues aunque me veas animada y hasta de buen color, no pienses que mis penas se calman, ni que estoy menos desesperada que lo estaba en Villarejo... Del suceso de Tarancón me ha quedado remordimiento tan grande, que no sé cómo conllevarlo: no puedo echar de mi cabeza la idea de que Leal pereció por culpa mía; de que yo vine á ser quien le mató, pues muerte fué haberle dicho á mi madre dónde estaba escondido.

—Pero también me ha contado usted que el decirlo á su madre fué por un sobrecogimiento y terror de media noche. Esto le dis-

minuye la culpa.

—No disminuye, Santiago, no y no—dijo Teresa, que al tiempo que comía con finura y boca chiquita, quiso presumir de conciencia muy escrupulosa.—Lo que yo siento más es que Jesús Clavería, en vez de llevarme en la columna, llamando la atención y dando que hablar á la tropa, no me dejara en donde yo pudiera confesarme...

—¡Lástima que no traigamos castrense! —Mientras yo no le cuente á Dios este gran delito, no se me aliviará la conciencia,

ni tendré paz en mi alma. Pero si yo le dijese á Clavería que me dejara ir á confesarme á Toledo, donde hay más curas que longanizas, me soltaría cuatro ternos, y ten-

dríamos un disgusto.,

En este punto de la conversación, los pensamientos de ambos interpusieron una pausa, que cortó Ibero después de comer un bocadito y rascarse la oreja. "A mí me ha enseñado mi maestro don Ramón Lagierdijo, -que cuando tenemos el alma pesarosa, por culpas cometidas, no debemos esperar á encontrar cura, pues para esto cualquier persona natural es cura... ó como quien dice, que el sacerdocio no debe ser oficio de unos cuantos, sino función de todos...

-¡Valientes disparates te ha enseñado tu don Ramón!... ¡Confesarme con Juan ó Pedro!...;Bonita religión me gastas, chico! Y todo es para decirme con rodeos que me con-

fiese contigo.

-No le digo tal cosa. Pero si quiere re-

ferirme sus pecados, los oiré.
—Mis pecados ya los sabes; los sabe todo el mundo, porque no soy hipócrita, y tengo mi conducta por todos lados abierta, para que la fisgoneen los ojos amigos y enemi-gos... Dime de ellos todo lo que se te ocurra, clérigo sin misa... Y de mis remordimientos por la muerte de Leal, ¿qué me dices?

-Pues antes de decir lo que pienso, he de saber si usted quería, si amaba con verdadero amor al hombre muerto por la Guar-

dia civil...

Perpleja dejó Teresita en el plato el pedazo que comía, que era de lengua escarlata, y soltó la suya para decir sin gran timidez: "Amor... lo que amor se llama, no sentía yo por él... Ese sentimiento es raro, y sólo una vez en la vida ó de tarde en tarde lo sentimos... ¿Entiendes tú de eso, ó es menester que yo instruya á mi confesor? Amor no se puede tener á muchos hombres uno tras otro... se tiene, cuando Dios lo manda, por uno, por cualquiera, á veces por el que parece menos digno... No sé si me entenderás; eres un inocente... Pero si ese amor no lo sentía yo por Jacinto, la estimación en que yo siempre le tuve era muy grande. Él fué mi sostén largo tiempo, y atendió á mis necesidades con largueza; él me cuidó en mi enfermedad como si fuera yo su esposa ó su hija... ¿Qué dices, tonto? ¿Por qué miras al suelo?...¿Buscas en él una respuesta que te habrán escrito los espíritus? Tú no entiendes de amor, Ibero, y es tontería que quieras meterte á médico de las almas.,

Distraídos por la bullanga que alegraba el campamento, suspendieron su conversación. Los soldados reían y cantaban, improvisando coplas, y junto á la hoguera que daba demasiado calor á Ibero y Teresita, un despabilado húsar soltó este cantar, que cayó en gracia y fué corriendo de boca en boca por toda la columna: "Con Prim á la cabeza,—y el brigadier Milans,—Ballén y Calatrana—á la victoria irán.", A la madrugada, el cansancio y las libaciones apagaban

el entusiasmo alegre. Callaban una tras otra las voces, absorbidas por el sueño, y las últimas que se anegaron en el silencio fueron las de la gente adyecticia de ambos sexos, cantineros y arrimados. Esta cola de la cola vivaqueaba lejos de Teresita, que al sentar sus reales pidió ser colocada distante de la patulea... Preguntóle Ibero si quería recogerse á su carro, y ella contestó que no tenía sueño; que con las cosas que él le dijo, la conciencia se le había puesto en mayor alboroto. Opinó Santiago que debía esperar consuelo del tiempo y de una vida de rectitud, á lo que asintió Teresa diciendo: "Si logro hacerme á la moralidad y á la modestia, Dios me perdonará... y también me perdonará Leal, ya esté en el Purgatorio, ya esté en el Cielo.

—Se encuentra—afirmó Ibero con viveza,—en la infinidad del Universo, donde los seres que en cuerpo aborrecieron, en espíritu se adornan de bondad y perdonan...

—Ahora recuerdo—dijo Teresa como sorprendida de su flaca memoria,—que crees en esa religión, ó en esa magia de los espíritus..., Viendo á Ibero afirmar con la cabeza, prosiguió así: "Los cuerpos se descomponen, y los espíritus van y vienen... moran en el cielo, en el aire, ó en lo que no es el aire; vuelven acá cuando les da la gana, andan entre nosotros, y ven lo que hacemos y oyen lo que decimos... ¿No es eso?,... Nuevas afirmaciones de Ibero con la cabeza. Teresa se levantó bruscamente murmuran-

do: "Por Dios, no me digas esas cosas, que me dan mucho miedo...; Los espíritus aquí, volando entre nosotros por esta obscuridad, entre estas breñas!...; Y vendrán, y me tocarán... tocar no, porque no tienen manos, no tienen cuerpo...; Jesús, Virgen Santísima, amparadme... defendedme de los espíritus!...; Ay, qué miedo! Que se vayan al Cielo, al Purgatorio, y me dejen en paz., Desoyendo lo que Ibero le decía para tranquilizarla, se apartó de la hoguera, por entre retamares más cerrados y laberínticos. Tras ella fué Santiago; pero el temor de asustar-

la le mantuvo á corta distancia.

Teresa entonces alzó la voz llamándole: "Santiago, acércate; no me dejes sola. Sola tengo más miedo... Por aquí hay espíritus. ¡Oh, qué miedo! Yo no los veo; pero ellos me ven á mí... yo siento que me ven., Llegóse Ibero, y la cogió de una mano suavemente para volverla á donde antes estuvieron. En los matorrales penetraba la luz de la luna por aberturas y huequecillos de las formas más irregulares. Masas de vegetación se iluminaban fantásticamente, y otras quedaban en sombras angulosas, extravagantes, trágicas, burlescas... Aterrada, se llevó Teresa la mano á los ojos, dejándose conducir por Ibero como un ciego por su lazarillo... "Ten-go mucho frío... El terror me ha dejado helada-le dijo cuando llegaban junto á la hoguera.—Déjame sentar aquí un rato... Toca mis manos... son hielo... Como hablábamos de espíritus... No: era yo guien hablaba, y

tú decías que sí con cabezadas... Pues me pareció que andaban detrás y delante de mí... Ahora mismo, si cierro los ojos, los veo... no es ver precisamente, es sentirlos... y también, créemelo, oí como suspiros... ruido de pasos por el aire, ruido de gasas que rozaban con los espinos... No sé, no sé... Lo que más me aterra, Santiago, es sentir detrás de mí á Leal, y oir que me dice... "Perra, por tí me mataron., Siempre me llamaba perra cuando se ponía furioso...

—Todo ese terror—le dijo Ibero,—es imaginación ó sobresalto nervioso, y nada tiene que ver con el Espiritismo... Yo no puedo explicar á usted ahora lo que creo, lo que mi maestro me enseñó, y lo que he podido experimentar yo mismo. No se puede enseñar eso sino á las personas dispuestas á creer y que están con el ánimo sereno. A los medrosos y á los incrédulos no hay manera de aleccionarlos. Hablemos de otra cosa.,

La hoguera sin llamas era ya un gran rescoldo en que relucían las brasas con esplendor decadente, rodeadas de tizones humeantes. Dormían los soldados á la larga ó en posturas insólitas. Teresa, sentada, los codos en las rodillas, y el rostro en la palma de una mano, miraba las brasas, buscando en los cambiantes del fuego entre cenizas signos de un lenguaje desconocido, y por desconocido interesante. Alzando de pronto sus miradas al cielo, hizo la observación de que la claridad de la luna quitaba su brillo á las estrellas, y apenas se veían

pestañeando las más grandes. "Sin verlas —dijo Ibero,—yo sé dónde están todas las que conocemos y estudiamos. Mi maestro me ha enseñado el cielo y yo me lo sé de memoria; puedo decir en cada estación y en cada mes y en cada día: "Ahí está tal constelación, tal estrella.", Vea usted, Teresa, y apréndalo si quiere, que este libro del fir-mamento enseña más que todos los que hay en la tierra estrellados de letras de molde... Aquí, sobre nuestras cabezas, tenemos la Cabra: se ve bien clara. Más abajo, los Gemelos. A la derecha, cayendo ya hacia Occidente, tiene usted á Orión, la gala del cielo; encima el Toro, y debajo el Can Mayor. Brilla tanto, que parece que nos sonríe y que nos habla... Mire más arriba, y verá el Can Menor, que también es una señora estrella, y allá por el Este tenemos al León y su estrella mayor que llaman Régulus... Si la noche fuese obscura, le enseñaría á usted más maravillas... Eso que usted ve, estrellas grandes y otras tan chicas que parecen polvo, ¿qué es, Teresa? Pues un sin fin de soles, cada uno con mundos ó planetas que los acompañan. Eche usted mundos... Pues en todos hay habitantes, personas ó seres, humanidades que en el más allá de los infinitos más allá, serán tal vez divinidades.

-¡Cuánto sabes!-dijo Teresa con franca

admiración.

—Todo me lo enseñó el capitán, que es el gran maestro... Diré á usted, señora, para que me conozca bien, que cuando me es-

capé de la casa de Nájera para lanzarme al mundo, iba yo con mi cabeza llena de aquel viento que saqué de los libros de Historia que leí... ya se lo he contado. Llevaba yo la idea de ser un héroe como aquéllos que me trastornaron con sus proezas increíbles. Yo no me contentaba con menos que con hacer otra vez la conquista de Méjico, sirviendo al lado de Prim, ó luchando solo y por mi cuenta, que hasta esto llegaba mi desatino. Pero aquella bomba de jabón reventó, ¡plaf! aire, nada... Vinieron mis desgracias, trabajos y miserias á quitarme las ideas de guerra y de hazañas estrepitosas... Y lo peor fué que reventado y caído, no se me abrió el entendimiento á otras ideas, á pensares distintos del matar gente y meter bulla en el mundo. Como un idiota estaba yo cuando me cogió el capitán Lagier, y sobre aquel terreno baldío de mi idiotismo fundó el maestro su enseñanza. Aprendí á conocer, primero el mar y el Cielo, después algo de nuestras almas...

—¡Cuánto sabes!—repitió Teresa, elevándose más en la admiración.—Bien se ve que has leído. Ya me figuraba yo que había más mundos que éste en que estamos; pero no creía que fuesen tantos, tantísimos... Como que no hay matemática ni ringlera de números en que puedan caber... ¿Y las personas que hay en ellos, son como nosotros, ó son los espíritus? Cuerpos habrá también allá, y muerte habrá; y si del nacer nacen los cuerpos, del morir nacen los espíritus

que van y vienen, vienen y van... Esto la vuelve á una loca. ¿A tí, Santiago, no te

trastorna el pensar en esto?

-No, porque yo empiezo por reconocerme de una pequeñez tal, que no hallo cosa bastante chica con qué compararme. Pero chico y todo, invisible dé puro chico, sé que mi pensamiento es parte del pensamiento total, y que un querer mío ó un sentimiento mío no están aislados del sentir y del querer que envuelven toda esa masa de mundas vivas

dos vivos...,

Para comprender tan sutil sabiduría, hizo descomunal esfuerzo de sutileza el pensamiento de Teresita; mas antes de llegar á la receptividad mental que deseaba, le salió de toda el alma nueva onda de admiración. Nunca había oído cosas tan bellas y grandiosas como las que Ibero le decía; nunca vió tanta convicción en las ideas, unida á tanta sencillez en la manera de expresarlas, y por esto, y por la admirable rectitud y dignidad que Ibero ponía siempre en sus actos, entendía que era un hombre extraordinario, excepcional, tal vez único en el mundo.

## XXVI

"Con lo que ahora me has dicho—afirmó Teresa,—voy comprendiendo mejor lo que en otra ocasión te oí de esa religión... particular tuya... y de tu corto catecismo. Cuéntamelo otra yez.

—Mi maestro me enseñó la religión más sencilla, y una moral que por mucho que se la quiera estirar escribiéndola, no ha de ocupar más que una carilla de papel de cartas... Pero yo no necesito escribirla, porque en mi memoria están grabados los diez Mandamientos, grabadas las Obras de Misericordia, y con esto me basta... Y como dije á usted otro día, yo me desentiendo de curas, frailes, obispos, y de toda persona encapuchada que quiere mandarme al Cielo ó al Infierno, ó que viene á pedirme dinero por un sacramento, por un sufragio...

—Poco á poco, Ibero—dijo Teresa, que si en el fondo de su alma pensaba y sentía lo mismo, creíase obligada, por presunción señoril, á opinar con sensatez;—recoge velas, y párate un poco. No podemos romper con la sociedad... Somos parte de ella, somos

un grano de esa gran piña...

—Yo me desgrané, señora mía, y hace tiempo que ando suelto por estos mundos.

Ya sabe usted que no gusto de vivir en ciudades, y cuando me veo precisado á estar en ellas, rabio por salir y correr á mi antojo. Desde chico me tiraba la vida libre. No me agradan las poblaciones ni los barcos fondeados. Por la mar me llevan el vapor ó el viento; por la tierra, mis pies. Andando de un lado á otro se mete uno más en el pensamiento universal, y se arrojan al aire las amarguras y tristezas...

—Eres muy joven, Santiago—le dijo Teresa cariñosa.— Puede llegar un día en que te cases... ¿Has de condenar á tu mujer á vi-

vir como los gitanos?

—Eso no. Viviremos en lugar fijo, pero

no en ciudades.

—Pues yo te aseguro que difícilmente encontrarás mujer que quiera compartir contigo esa vida huraña. ¿A que no la encuentras?

—¿A que sí?... Tiempo há que la encontré, señora doña Teresa. Mi maestro me ha dicho que en el mundo existe siempre lo que deseamos. Es cuestión de buscarlo bien. La mujer que ha de ser mía existe, y yo la conozco, y sé que quiere tenerme por suyo... Sus pensamientos me buscaban á mí, como los míos la buscaban á ella...

Pidióle Teresa informes claros de la que sin duda era divinidad, ó estrella caída de los cielos altísimos; pero Santiago se negó á entrar en pormenores y á decir el nombre y calidad de la mujer que había de ser su compañera en esquivas soledades de tierra PRIM \* 265

ó mar. A su tiempo se lo diría... ¿No le consideraban como salvaje? Pues los salvajes ni gustan de vivir en poblados, ni poseen ese decir libre y sin freno que mueve á las confidencias. Llevó muy á mal Teresa las razones con que el mocetón defendía su secreto, y dándose por lastimada le dijo: "Quita allá, tonto. Maldito el interés que tengo en conocer á tu princesa del pan pringado; métela en un escapulario y cuélgatelo del pescuezo... No se te vaya á perder esa reliquia... Según veo, has tomado careta y arrumacos de salvajismo para hacerte el interesante... y luego con cuatro bobadas del Universo, del pensar de las estrellas, y con el quitaos, ciudades, y el no me toquéis, curas, te das tono y pasas por sabio... Déjame que me ría de tí... Me haces gracia, Iberillo., El reir de Teresa rasgaba el silencio de la fría noche. No tardó en derivar hacia la seriedad con estos graves conceptos: "Mira al cielo, Santiago, y verás que las estrellas que me enseñaste van cayendo de este otro lado, como la luna. Debe de ser muy tarde... Dame la mano, y ayúdame á ponerme en pie, que estoy entumecida.,

Levantóse, y cuando iban hacia la casa, ó sea el carro, Teresa siguió hablando así: "Te dije que de tí me reía... Fué por oirte, Santiago... ¿Por qué callas? ¿Te has enojado conmigo? ¡Valiente tonto! Verás... No es que me ría de tí, sino que... Vamos, yo deseo tu bien... Bueno es el salvajismo, pero no tan-

to. Me gustaría que te dejaras aconsejar de mí, y me contaras todo lo que has hecho y lo que piensas hacer. Ya verías qué buenos consejos te daba yo... Porque tú sabes cosas del cielo; pero en las de la tierra no das pie con bola., Callaba Ibero. Desconsolada del silencio de él, Teresa pasó de la exhortación á las quejas. "Ya ves, chiquillo: en tantos días como has estado cerca de mí, no has tenido conmigo la menor confianza. Todavía no me has dicho lo que hiciste desde que te ví en Valencia, allá por Junio, hasta que nos encontramos en Fuentidueña y en Villarejo hará quince días. ¡Seis meses de vida que no quieres descubrir!... ¿En ese medio año, navegabas ó qué hacías?... Y otra: ¿qué comisiones llevabas tú á Villarejo? ¿Éra cosa de los oficiales que conspiraban en Tarragona, ó te mandó el capitán Lagier con cartas y avisos al General, poniéndole en autos de otros preparativos?... Todo esto debías decírmelo, así como lo de tu novia, quién es, dónde vive, qué puntos calza, qué pitos toca... Ya sabes que sé guardar un secreto... y aunque sean dos.

—Deje los secretos donde están, Teresita —respondió Ibero,—que cuando se les cambia de arca, algunos en el aire se quedan.

bia de arca, algunos en el aire se quedan.

—Bueno, bueno: guárdatelos. ¡Pues no eres poco avaro de tus pensamientos!... La verdad, no he visto reserva como la tuya. Y tus cosas son tan raras, que no hay cristiano que las entienda. ¿Cómo se explica que si has ido á tu pueblo y te has presen-

tado á tu padre y á tu madre, consientan éstos que andes en esa vida libre, arrastrada? ¿No están tus padres en buena posición? Si es así, ¿qué padres son esos que te permiten vivir á lo gitano?... ¿Es que tu padre te tiene al servicio de Prim porque así le conviene?... ¿Es que don Santiago Ibero, militar retirado, también conspira?... ¡Vaya, que es cargante tu silencio! Pues me reiré, me reiré de tí. Sin duda conoces los planes del General. ¿Sabes acaso qué miras lleva, qué reformas hará cuando triunfe?

—Nada sé de lo que piensa el General, ni pretendo saberlo. Soy muy pequeño para que me digan ciertas cosas. Pero por lo que me dicta mi razón natural, entiendo que el General hará lo que llaman una revolución; y decir aquí *Revolución*, será lo mismo que

decir Justicia.,

Queriendo Teresa manifestar de algún modo ideas sensatas y positivas frente á las vagas, tal vez quiméricas aspiraciones de su amigo, soltó este pequeño programa: "Andese don Juan con cuidado el día de la victoria, si es que ese día llega. Que corte y raje por donde quiera; todo puede hacerlo menos destronar á doña Isabel y traernos la libertad de cultos."

Ni aprobación ni conformidad oyó de los labios desdeñosos del salvaje. Este habló de otra cosa. "Métase en el carro, que viene un gris traicionero y usted no está hecha á estas frialdades... Ya despunta el alba... mensajera del sol... ¿Qué le pasa, Teresita; qué

sobresalto es ese? ¿Tiene usted miedo? ¿Qué

teme usted viniendo conmigo?

—Sí, tengo miedo—murmuró la mujer, demudada, temblando.—Siento espíritus. Por aquí andan, Santiago... y eres tú quien los ha traído con las tonterías que me cuentas... No me digas que no... Los he sentido... Por esta oreja me pasó uno, y aun creo que me dijo algo...; Ay, ay, otro espíritu! Y éste es de los malos, porque me ha dado un empujón... ¿Te ríes?... ¿Pero cuándo amanece, Dios mío?; Nunca ví noche más larga!

—Ya viene el día; ya los soldados sacuden el sueño; ya esos bultos tendidos son menos inertes. Bajo las mantas se desperezan los brazos vigorosos... Mire usted más allá, Teresa, junto á las encinas. ¿Ve unos hombres que parecen salir de debajo de la tierra? Son los cornetas que van á tocar diana. La claridad blanca del día va devolviendo á todas las cosas su forma y color. Observe usted el patear de los caballos; oiga los relinchos con que dicen que han dormido bastante.

—Lo veo; veo y oigo lo que dices... Pero yo tengo miedo... Con la luz del día se van los espíritus; pero dentro de mí queda el miedo, este miedo que es mi conciencia sublevada, mi pena por el mal que hice... No me convencerás de que no fuí yo quien mató á Leal... Esta idea me vuelve loca... Y el espíritu de Leal me persigue... y á donde quiera que yo vaya irá él.,

Deseando tranquilizarla, Ibero la obligó á

meterse en el carro donde tenía mantas para entapujarse y requerir el sueño. En esto, el frio cristal del aire fué rayado, como con diamante, por el son agudo de los clarines que tocaban diana. Era el himno militar, no tan militar quizás como religioso; la voz que con dejos de plegaria despierta á los hombres y los llama á las obligaciones de la guerra. Teresa, con nerviosa inquietud tiritante, se arrebujó bien desde los pies á la coronilla; luego descubrió el rostro para decir: "Al toque de diana empiezan tus quehaceres. Tienes que dar pienso á las mulas y ayudar á los carreteros... Entre tanto me dormiré, que buena falta me hace. Ya me va entrando sueño. Fíjate bien en lo que te encargo: en cuanto acabes tus ocupaciones, vienes y me despiertas. Tengo que decirte una cosa.

-Dígamela ahora.

— Ahora no puede ser: tengo que dormir antes de decírtela... Vete... ya oigo el lenguaje fino de los carreteros. Cuidadito, Santiago; vienes y me despiertas... No, no; aho-

ra no te lo digo.,

Volvió á desaparecer entre las mantas el lindo rostro. Minutos después, Teresa dormía... con permiso de su conciencia. Y no había terminado el salvaje Ibero sus faenas matinales, cuando le sorprendió la súbita aparición de Clavería, el cual, apartándose con él de la caterva de machacantes y acemileros, le dijo: "Prepárate, que vas á un recado.

-¿Lejos, señor?

-Como lejos, muy lejos, no es... Pero tampoco es cerca. A Madrid tienes que ir. Como tu bagaje es no más que tu persona y un lío en que metes dos mudas de ropa, ya estás andando, que hay prisa. Sales aĥora mismo, tomas el camino de Orgaz, ¿ves? por aquella loma... rumbo Norte clavado. En Orgaz dejas á la izquierda el camino de Toledo, y te vas hacia Almonacid del Campo, y de allí derecho á pasar el Tajo por las barcas de Ateca. Te indico ese camino porque no conviene que pases por Toledo, donde está Echagüe con la columna que nos persigue. Andando todo el día... no es mucho: doce leguas... puedes llegar á Villaseca, al otro lado del Tajo, antes de media noche. Duermes seis horas... y mañana sigues por Pantoja, Yeles, Torrejoncillo, Parla, Jetafe... y en Madrid á las dos ó las tres de la tarde. Eres buen andarín, excelente geógrafo... no te detendrás á gandulear, ni equivocarás el camino... En Madrid á las tres de la tarde... Para no sofocarte, te pongo las cuatro. Ahora, fíjate bien en lo que tienes que hacer en cuanto llegues. ¿Ves esta carta? Has de entregarla á don Ricardo Muñiz; pero en el sobre no se ha escrito este nombre, sino otro con las mismas iniciales. Mira, lee: Señor don Roque Muñoz. Lee este nombre y olvídalo, porque la verdadera dirección, Ricardo Muñiz, ha de ir bien grabada en tu memoria. Repite este nombre, repítelo muchas veces. Que yo lo oiga, que

yo lo vea bien grabado con buril dentro de

su sesera...,

Repitió Ibero el nombre y apellido hasta que Clavería dijo: "Basta. Confío en tu agudeza y en el interés con que sirves al General. Pues lo mismo has de grabar en tu memoria las señas, que no son las que aquí se ponen: Carretas, 10. Olvida ésto, y coge y graba la verdadera dirección: Carmen, 1. Repítelo,... "No es necesario—dijo Ibero, valiente y seguro de sí mismo.—Carmen, 1: es muy fácil de recordar. Yo compongo este barbarismo: Carmuñardo, donde están al revés las sílabas más sonantes de las tres palabras, calle, apellido y nombre. No se me

olvida; esté usted tranquilo.

—La carta está escrita en un lenguaje cifrado y convencional, y si te la quitaran, nada sospechoso ni justiciable encontrarían en ella. La entregarás á ese señor en propia mano, sin perder horas ni minutos. Toma y guarda... Y ahora, fíjate en un segundo encargo, también del General... y mío (saca otra carta). Aquí tienes... Esta no lleva la dirección disimulada. ¿Ves? Señor don José Rivas Chaves, del Comercio. Desengaño, 19. Es una recomendación para que te coloque en su comercio de telas. (Abre la carta; Ibero la lee rápidamente.) ¿Te enteras? Tú, el portador de la presente, vas á Madrid en busca de colocación, y yo, que aquí firmo José González, y me llamo corresponsal de Rivas Chaves en Orgaz, te recomiendo á él... Todo es figurado: la carta, en escritura

invisible que Chaves hará salir del papel por un procedimiento químico, le dice cosas muy distintas de lo que va escrito con tinta ordinaria... Este amigo mío te recibirá muy bien, y te dará lo que necesites para tus gastos en Madrid, ó para los que tengas que hacer luego... que aún no he concluído, Santiago. Me has prometido sumisión, obediencia absoluta.

-He prometido y cumpliré. ¿Qué tengo

que hacer?

—Pues desempeñados los encargos que llevas á Madrid, te vas á Samaniego, no como peatón desastrado, sino en el tren, y con el empaque y avíos que te corresponden. A este gasto proveerá el amigo Chaves. Ya te dije que tus padres no consienten, se resignan á tu vivir errante, desligado de toda disciplina... pero á condición de que dos veces al año, por lo menos, vayas á verlos. En Julio último, después de lo de Valencia, fuiste allá. Prometiste volver en Octubre y ésta es la hora que...

-No pude-dijo Ibero prontamente.-En Septiembre fuimos al Mar Negro, á cargar de trigo, y no volvimos hasta muy avanza-do Noviembre. Después...

—Sea lo que quiera, irás á Samaniego y pronto. Tu padre, que pudo someterte dejándote coger el chopo á la edad en que todo español es soldado, no lo hizo, y te redimió del servicio militar... Tu padre tiene debilidad por tí; cree que en tu independencia salvaje hay como una exaltación de los sentiPRIM \* 273

mientos más puros y una quinta esencia de las ideas más honradas y nobles... Yo no sé si está en lo cierto, ó tan alucinado como tú. En fin, has de ir á su presencia. Tanto Santiago como tu madre desean que pongas alguna regularidad en tu emancipación. Me consta que han escrito al capitán Lagier para que te encarrile un poco, obligándote á estudiar formalmente y examinarte de piloto, que la marina mercante es honrosa carrera. Con esto, ya sabes cuanto tenía que decirte... Falta una cosa: toma dinero para lo que necesites en el viaje de aquí á Madrid. Si en los pueblos de la Sagra encuentras algún galerín ó coche correo, lo tomas, y anticiparás unas cuantas horas tu llegada. Recoge tus bártulos, y ya estás echando á correr. Adiós, y hasta la vista, que lo mismo puede ser en Madrid que en el valle de Josafat... Adiós...

En un periquete se dispuso Ibero para partir. Una duda cruelísima le atormentó breves momentos. ¿Qué haría: despertar á Teresa para despedirse de ella, ó largarse con la fácil despedida que llaman á la francesa? Acercóse al carro y vió el informe bulto liado en mantas. Vagamente marcábase al exterior el cuerpo de la buena moza, como una escultura embalada para el transporte. La quietud y rigidez del envoltorio indicaban profundo sueño. No, no: ¿á qué despertarla?... Seguramente se dolería de verle partir, porque él en su errante soledad la entretenía con amenas conversa-

ciones... Pensó hacerle una muda despedida colocando sobre ella algunas flores, que no habían de ser ofrenda de enamorado, sino de amigo... Pero ni rastro de flores se veía en aquel adusto y enriscado suelo. Fué, y ¿qué hizo? Cogió unos tomillos olorosos, y con cuidado los puso en aquella parte del bulto que al pecho correspondía. "Ya comprenderá que he sido yo quien le ha puesto los tomillos — decía el hombre al retirarse.—¡Pobrecilla! ¿Y si cree que se los han puesto los espíritus...?,"

## XXVII

Con ánimo decidido emprendió el gran Ibero su marcha hacia los Yébenes, por un país rocoso y montaraz, más habitado de alimañas que de personas. Guiábale su sentido geográfico, admirable don que aprendido parecía del trato con las aves emigrantes; alas le daba su deseo de cumplir lo mandado y de contribuir á los planes del General, y por fin, el ir á Madrid en aquella ocasión causábale gran regocijo, por las razones que él mismo habría dado á conocer si su reserva característica no rigiese lo mismo para sus amigos que para los lectores de sus aventuras.

En esta favorable disposición atravesó bre-

ñales, quintos y dehesas; pasó el Amarguillo, y salvando las asperezas de la sierra de Orgaz, llegó á la feudal villa de este nombre, donde dió á su cuerpo un reparo nutritivo, siguiendo hacia Mascaraque y Almonacid. En terreno menos quebrado fué su marcha más segura y metódica; á nadie preguntó el camino; derecho iba en busca del río Algodor, por cuya margen izquierda había de llegar á la barca del Tajo. ¿Quién le enseñó esta topografía? Dios y un plano que en Madrid meses antes había visto. Ello es que felizmente pasó en la barca poco después de anochecido, y que impávido se metió en los despejados campos de la Sagra; durmió cinco horas en un mesón de Villaseca, y á las tres de la madrugada emprendió de nuevo la caminata. El limpio y estrellado cielo que en aquella seca región multiplica la opulencia de sus constelaciones, le fué de gran compañía y entreteni miento en su viaje. Después de reconocer sus amistades estelarias del Zodiaco y del hemisferio Sur, puso toda su atención en la Polar, que veía sin mover los ojos ni la cabeza, pues hacia ella derechamente caminaba; y adorándola por su inmovilidad más que á las otras vagabundas, con ella conversaba en estilo mixto de oración y confidencia.

Soñador caminante, así decía: "Hacia tí voy, hacia tí van mis pasos y mi corazón, estrella de la constancia y de los pensamientos inmóviles. ¿Qué hombre no tiene una

Polar en su alma? Yo la tengo, y toda mi vida gira en derredor de ella... A tí, Polar del cielo, miro yo, porque en tí veo la imagen de mi estrella terrestre, puesta en esos altos altares para que yo la adore. Mi estrella es como tú, inmutable, señora de todo el Universo y señora mía..., Si no con los términos precisos que aquí se ponen, con otros semejantes hablaba Ibero en sus coloquios con la *Polar*, y ello era de dientes adentro, que si fuera en lenguaje sonado y si alguien lo escuchara, se le tendría por poeta descarriado que al ritmo de su andar componía versos sin rima... Al pasar por Yeles, aclarando el día, un galerín de seis asientos que sólo llevaba cinco personas, le brindó fácil transporte á Madrid. Ajustóse con el mayoral, metióse en aquella caja con ruedas, y como el camino no era malo y las caballe-rías supieron cumplir, al filo de las diez y media dió fondo el gran Ibero en la Cava Baja.

Poniendo el deber sobre todo, sin tomar descanso ni alimento, se fué el mensajero á cumplir la misión que un bárbaro signo, Carmuñardo, representaba en su mente. Las once marcaba el reloj de la Puerta del Sol cuando Santiago entraba en el número 1, calle del Carmen. Dijéronle en la casa que don Ricardo no estaba y que no volvería hasta las doce. Como á nadie podía confiar la carta, y el hambre le apretaba, se fué á comer un bocado en un bodegón de la calle de la Paz. Minutos después de las doce vol-

vió á la casa de Muñiz y fué recibido por éste, que á la primera impresión pareció receloso; mas leído el sobre y conocida la letra, se le alegraron extremadamente los ojos. Encerrado con el mensajero en su despacho, leyó la carta sin chistar, no una, sino dos ó tres veces, y acto continuo, pidió al recadista noticias de la columna, de la salud de Prim y sus amigos, de la moral de las tropas sublevadas, de cómo eran recibidas en los pueblos, del camino que habían tomado al salir de Urda. A todo, menos á esto último, contestó Ibero cumplidamente. Ignoraba la dirección que don Juan seguiría, aunque la creencia más general en la columna era que iban á Portugal. Sonrió Muñiz al oir esto. Bien podía ser que Prim tomara la ruta más inesperada. Era hombre de arrangues prontos, de inspiraciones y corazonadas.

Dicho esto, don Ricardo hizo al joven ofrecimiento de comida y albergue, así como de dinero para sus necesidades. Agradeciéndolo, respondió Santiago que otro amigo del señor Clavería, para el cual también traía carta, estaba encargado de atender á sus gastos en Madrid: era el señor Rivas Chaves. Al oir este nombre, dijo Muñiz con alborozo: "Me lo he figurado...; Chaves... grande amigo mío! Hemos estado juntos toda la mañana; nos hemos separado en la puerta de esta casa... Vete corriendo á la suya, Desengaño, 19, que está el hombre impaciente por recibir lo que traes: me consta., Ad-

virtiéndole que volviese á la misma hora en los días sucesivos, hasta la escalera le acompañó sonriente Ricardo Muñiz, hombre de mediana estatura, calvo, de bigote negro y ojos muy vivos, revolucionario inquieto y sutil, que movía con singular disimulo y

agilidad las teclas de la conspiración.

Con pie ligero subió Santiago desde la calle del Carmen á la del Desengaño. Su presencia en la tienda de Chaves fué motivo de sorpresa y curiosidad para los dependientes, que medían varas de tela ó mostraban á las parroquianas refajos, chambras y vestiditos de niño... El señor Rivas Chaves, corpulento, gallardo y barbudo, mandó á Ibero que le siguiese al interior de la tienda, y de allí, por angosta escalera, le condujo á una habitación del entresuelo: sin duda le esperaba. La estancia tenía aspecto de escritorio comercial, y en la estrechez de ella se paseaba melancólico, las manos á la espalda, un señor de buena estatura, con gabán corto no muy lucido. Apenas entraron, Chaves, impaciente y nervioso, arrebató la carta de manos de Ibero. Diciendo á éste espérate aquí, cogió del brazo al caballero paseante y se lo llevó á un aposento próximo. En el andar, en las miradas, en el silencio mismo de los dos hombres, entrevió Santiago un misterio íntimo y una ansiedad expectante.

Solo en la estancia, quedó Ibero en gran confusión, apurando su pensamiento y su memoria en una labor de acertijo. Aquel

sujeto del rostro melancólico y del agitado paseo no era para él desconocido. ¿Quién era, Señor?... Le había visto, sí, no una sola vez, sino muchas. ¿Dónde, dónde?... Apretada la memoria y puesta en prensa, exprimió alguna luz sobre aquella persona. Sí, sí: le había visto en Samaniego, en su propia casa... La memoria, cediendo á la presión violenta, arrojó más claridad... "Ya, ya-se dijo:-este señor es amigo de mi padre... Mi padre se crió en un pueblo de las Cinco Vi. Îlas de Aragón. El caballero desconocido es también de las Cinco Villas, militar como mi padre, más joven que él... Aun creo recordar que tienen parentesco lejano. Sí, sí; cuando yo salí de mi enfermedad estuvo viviendo en mi casa cuatro días., La memoria del joven refrescó y vivificó incidentes obscurecidos por el tiempo... Creía estar viendo á su padre, de sobreniesa, hablando de guerras con el amigo aragonés, hombre muy vehemente y despierto, entendido en topografía militar. Era él, era él. Acabó Ibero, con ímprobo trabajo, por sacar de la obscuridad la figura y reconstruirla totalmente. Persona, condición, carácter, todo lo tenía ya; no le faltaba más que el nombre, y éste se le escurría agazapándose en las tinieblas. Pero ya saldría, que la memoria tiene lóbregos desvanes donde suelen parecer las cosas más olvidadas y perdidas.

Sin abandonar este trajín mental, pensó Ibero que Chaves y el aragonés estarían revelando la carta. La escritura secreta trazada con zumo de limón, era invisible hasta que se pasaba una plancha caliente por el papel, ó se le aproximaba á un brasero. No debió de ser breve esta operación, porque los dos señores tardaron en volver al escritorio. Quizás después de dar visibilidad á los caracteres ocultos, se entretenían en comentar lo que con ellos se les decía. Por fin, Ibero sintió pasos, voces. El primero que apareció fué el caballero de las Cinco Villas. Santiago le vió de frente, cara á cara; vió su nariz aguileña, su bigote castaño, y al fijarse en lo más característico de su rostro, que era la depresión y hundimiento del labio inferior, la memoria le dió con fulgor de relámpago

el nombre del sujeto: ¡Moriones!

Despidiéndose del Chaves con breve fórmula, salió el Moriones disparado, como hombre de apremiantes negocios que no tiene un momento libre. No se fijó en Ibero ni le hizo maldito caso. En cambio, el bueno de don José, dulcificándose de improviso y acariciándose la bíblica barba espesa, estrechó la mano del mensajero, y con agrado y simpatía le dijo: "Ya me encarga Jesús que te atienda, joven. Vaya, vaya... con que eres aquel muchacho perdido... por los años de... ya no me acuerdo. No pasamos pocas sofoquinas Jesús y yo buscándote... Ya sé que eres de una gran familia, y que por tu natural... así, un poco aventurero... vives más en la mar que en suelo firme... Bien, hijo, bien. ¿Con que liberal decidido, y si á mano viene, democrático?... Pues ahora hemos de

arreglarte mejor facha de la que traes, y ponerte, como el que dice, bien portado y ele-

gantito.,

A esto replicó Ibero que se adecentaría de ropa, conservando siempre un empaque modesto, pues no estaba en su natural presumir ni hacer el currutaco. "Bien, hijo, bien—manifestó Chaves.—Deja de mi cuenta el buscarte la ropa. Aquí tengo blusas azules de maquinista, y pantalones y cha-lecos de pana... Te pondremos de trabajador honrado, limpio y decente. Un chaquetón de abrigo no te vendrá mal... Yo me encargo... Mañana estarás como nuevo., Tratóse luego de la casa de huéspedes en que Ibero había de alojarse, y á las ideas de Chaves opuso el interesado su pensar propio en esta forma: "Póngame usted, don José, en buena casa donde yo no esté más que para dormir. Me gusta vivir libre, comer aquí y allá, en tabernas, bodegones, ó donde me diere la gana. Aborrezco las casas de pupilos, donde no encuentra uno más que estudiantes de carreras, ó empleaduchos que no le hablan á usted más que de la oficina, del jefe, y de mil tonterías. No puedo contener mi genio, y en las dos temporadas cortas que he tenido que pasar en Madrid, era raro el día en que no me liaba á trompazos con mis compañeros de casa.

"Bien, hijo—dijo Chaves tentado á la risa.
—Eres de temple durillo... Dios te conserve tus malas pulgas, que por ellas serás hombre de respeto., Según entendió Ibero,

era Chaves un progresistón crédulo y fanático, de éstos que se embriagan con las ideas y enloquecen con la acción, llegando, por sucesivo abandono de sus obligaciones particulares, á comprometer sus intereses y dejarse tragar por el monstruo de la cosa pública.

Un día bastó al diligente don José para proveer á Ibero de alojamiento y ropa. Esta era tal como el austero joven la deseaba, y también fué de su agrado la casa silenciosa y decente, en la calle de Santa Margarita (plazuela de Leganitos). Sólo tres huéspedes había en ella: un cura, un militar de reemplazo, y un señor esmirriado y taciturno que ocupaba la mejor habitación de la casa, y en ella pasaba casi por entero las horas del día, entre libros apilados en el suelo y enormes masas de papel escrito ó por escribir. Como Ibero no comía en la casa, su trato con los huéspedes reducíase al breve saludo cuando la casualidad los cruzaba en el pasillo. La patrona, doña Mauricia Pando, viuda de un capitán fusilado por Cabrera en Burjasot, era una decadente señora, bien nacida y un poquito chiflada, que sólo admitía huéspedes recomendados y juiciosos. A Ibero tra-taba con singulares distinciones por la forma en que el amigo Chaves le había recomendado. En la sencillez del equipaje del joven y en su vestir humildísimo no vió penuria, sino misterio, disimulo de grandezas; que la buena señora procedía del Romanticismo, y en su alma quedó la deformación poética de las cosas humanas.

PR1M 283

Respetando el incógnito, doña Mauricia se abstenía de interrogar á su huésped; pero satisfacía su apetito de charla hablándole de los tres señores que con él vivían bajo el mismo techo. Con referencia al que más curio. sidad despertaba en Ibero, habló de este modo: "Ese señor que ocupa la sala, y que es, como usted ve, prudente, modoso y bien criado, tiene tanto talento, según dicen, que de la fuerza de las ideas y de la quemazón de su pensar estuvo trastornadito, y aun todavía tiene ratos en que parece no estar bien de la jícara. Allí le tiene usted noche y día escribiendo la Historia de España, una historia nueva que dicen ha de ser el asombro del mundo, porque en ella todas las cosas y sucesos van por la buena, quiero decir, que no es una Historia triste y desagradable, como la que estamos viendo todos los días, sino alegre y consoladora, como en rigor debiera ser siempre. Ya lleva escritos, si no me en· gaño, catorce tomos tremendos, que son aquel rimero de papel que tiene en el suelo junto á la mesa... Parece que allí ha metido casi la mitad de este siglo, y ello ha de ser cosa buena, porque, según él mismo me ha dicho, ha suprimido las calamidades del reino, y en vez de la maldita guerra facciosa, pone cosas que harían felices á la nación si fuesen verdaderas... Pero yo le digo que aun siendo mentiroso lo que escribe, ha de gustar mucho cuando se imprima y pueda leer. lo todo el mundo... pues harto hemos llorado ya sobre las verdades tristes... En fin, es

un huésped que no me da ninguna guerra. Paga todos sus gastos el Marqués de Beramendi, y como tengo encargo de tratarle á cuerpo de rey, para él traigo lo mejor de la plaza.,

## XXVIII

Apenas estrenada la ropa, se lanzó Ibero al laberinto de las calles de Madrid. Las horas y los días se le pasaban sin sentirlo, pisando aceras y cruzando empedrados, mirando números, subiendo y bajando escaleras, tirando de campanillas, y en fin, interrogando á innumerables individuos del gremio porteril. Si buscar una aguja en un pajar es ardua tarea, no lo es menos buscar entre cuatrocientos miles de almas una familia cuya residencia se ignora. Pero ni la familia ni el rastro de ella encontró Santiago, aunque lanzado anduvo como pelota de barrio en barrio, sin que alma viviente le diese las referencias que con tanto ardor buscaba. Cansado de inútiles correrías, llevó sus dudas y franqueó su secreto al buen tendero de la calle del Desengaño. Véase lo que hablaron:

"¿Conoce usted, señor de Chaves, ó ha conocido, á un teniente coronel, de clase de tropa, llamado don Baldomero Galán, que á más de parecerse á Espartero en el nom-

bre, se le parece en la figura: bigote de moco, patillitas, un poco de tupé, un mu-

cho de tiesura gallarda?

—Sí, hijo, sí. Ese Galán tiene por mujer á una navarra guapísima, quiero decir, que lo fué y todavía conserva buenos pedazos. Si no recuerdo mal, sus paisanas la llaman doña Saloma.

—Ella es, ellos son—dijo Ibero sin disimular su regocijo.—Sabrá usted también

que tienen una hija...

—¡Ah, sí!... Ya voy recordando: una hija preciosa, una divinidad... y si no me engaño, se llama como la madre, Salomita... Sí, sí: mi mujer los conoce. Han vivido ahí cerca, en la calle de Silva.

—Pues esa Salomita—declaró Ibero algo ruboroso, desembozándose de golpe y mostrando, quizás por primera vez, toda su alma,—esa... es mi novia, señor don José.

—Bien, hijo. ¿Los padres consienten...?
—No, señor: consiente ella, que es lo que me importa; en su busca voy para cogerla y llevármela... Es voluntad suya y voluntad mía. Don Baldomero está á matar conmigo, y doña Saloma no cesa de echarme maldiciones. Pero yo y la que ha de ser mi mujer no nos paramos en barras. Ya hemos acordado unirnos para siempre. Falta la ocasión, y eso es lo que busco. Según mis ideas, bastan nuestras voluntades para formar nueva familia. Si los padres no quieren bendecirnos, nos bendeciremos nosotros, debajo de la bóveda del cielo.

-Bien, hijo, bien... Pero... ¿no te parece que vas muy lejos y que corres demasiado? Modérate un poco, hijo. La autoridad de los padres, la sociedad, la familia, ¿eh?... Y luego, el sacramento, la religión, ¿eh?..., Dijo esto el bravo patriota echándose atrás como asustado y mirando á los ojos del imperturbable Ibero... En su casa era Chaves un hombre patriarcal, bondadosísimo, amante de su mujer y de sus hijos pequeñuelos, á quienes mimaba con extremosas ternuras; era en la calle un agitador ardiente que por sucesivas excitaciones y compromisos había llegado á la mayor vehemencia y á la furia desatada; en su casa era pacífico, dulce, crevente, como el que vive dentro de un régimen que no ha de alterarse nunca; en la calle, la pasión sectaria y el fracaso de las tentativas sediciosas le llevaban hasta la ferocidad; en su casa faltábale poco para rezar el rosario con su mujer, y se preocupaba de que sus hijos aprendieran bien el catecismo; en la calle ponía toda su alma y todo su dinero al servicio de una Causa que por medios violentos había de triunfar de la Causa contraria; no le espantaban los ríos de sangre, si en ellos perecía el enemigo. Y la Causa era, en suma, un ideal fantástico y verboso, un *Progreso* de fines indecisos y aplicaciones no muy claras, una revolución que tan sólo cambiaría hombres y nombres, y remediaría tan sólo una parte de los males externos de la Nación.

Extensamente hablaron Ibero y su amigo

de la familia Galán. Hacía meses que Chaves no sabía de ella. Preguntó á su señora, y ésta dijo que don Baldomero llegó á Madrid con su familia por segunda vez al mes siguiente de la noche de San Daniel. Venían de Tortosa. Confirmó Ibero estas referencias. En Tortosa había sido su conocimiento con Salomita, en Abril del año anterior. Luego se vieron en Madrid en pleno verano... Agregó la señora de Chaves que por Todos los Santos las Galanas abandonaron la Corte, quitando la casa y llevándose los muebles...¿A dónde fueron? Este era el enigma. Dijeron que á Pamplona; pero en la vecindad se aseguraba que don Baldomero iba á un castillo, y ellas á Francia. Por último, Chaves aconsejó á Santiago que fuese á ver á Muñiz, quien de fijo sabía dónde andaba Galán, pues éste seguramente era de los comprometidos en las tentativas del año anterior, descubiertos y sujetos á vigilancia.

No tardó Ibero en personarse en casa del bravo Muñiz, á quien encontró de malísimo talante. Don Juan Prim había pasado la raya de Portugal con su columna. Ya era locura pensar que volviese sobre Madrid con arrogante quiebro, dejando atrás á Zabala y Echagüe. Esta ilusión atrevida y risueña no nació en las almas de los patriotas amigos de Prim que en Madrid trabajaban; vino de Urda, apuntada como un proyecto no quimérico en la carta traída por Ibero. Pero todo se lo había llevado la trampa. Otra vez triunfaban los demonios pro-

tectores de Isabel II, demonios vestidos de ángeles... ¿Pero á qué divagar en lamenta-ciones estériles? El caudillo se metió en Portugal porque no pudo hacer otra cosa... Si era cierto que Zabala y Echagüe tenían ordenes reservadas de no cogerle, también de seguro las tenían de imposibilitarle todo movimiento que no fuera la entrada en el Reino vecino. Y esto no era en verdad más que un alto, un respiro en el jadeante y heróico marchar, cuesta arriba, hacia la redención de España; en aquel descanso, Prim herraría su caballo para continuar su insensato correr tras el ideal. Concluída una etapa sin éxito, se empezaba otra. Los corazones no conocían el desmayo, y en cada caída rebotaban con más fuerza. Esto lo expresaba Muñiz con vulgar modo, acabando por decir: "Por muy jorobados que quedemos en cada fracaso, no se nos arruga el ombligo... y seguimos, seguiremos... con más riñones que el caballo de Santiago.,,

Aquel día no pudo Ibero adquirir las deseadas noticias. Muñiz no se acordaba... revisaría sus papeles... Dos días después le encontró muy inquieto; acababa de llegar de la calle sofocadísimo, y tenía que salir sin perder minutos, y correr á casa del general Gándara, con quien estaba citado para visitar juntos al Padre Claret. Véase el caso: en la desgraciada intentona del 3 de Enero, los Cuerpos de Caballería comprometidos en Alcalá no llegaron á pronunciarse, porque los cogió en el momento crítico el

general Vega Inclán, y la cosa se arregló, como si dijéramos, en familia. Echóse tierra, que es en ocasiones la mejor compostura de estos descosidos de la Ordenanza. Pero toda la tierra echada con generosa espuerta no bastó á cubrir á un capitán y á varios sargentos de Cazadores de Figueras, que se habían comprometido públicamente sin la cautela y cuquería que los más usaban. Pagaron por todos: una Justicia desigual escarmentó á los menos avisados; un Consejo de guerra condenó á muerte al desgraciado capitán Espinosa y á varios sargentos. Intentaron algunos progresistas salvarles la vida, v anduvieron de O'Donnell á Pilatos y de Caifás á Posada Herrera sin hallar misericordia. En la desesperada, Muñiz discurrió acogerse á los sentimientos cristianos del Padre Claret. Este buen señor se puso muy compungido cuando Muñiz y Gándara solicitaron su intercesión en favor de los reos. Prometió hablar á la Reina; pero si en efecto intercedió, no le hicieron caso. El 3 de Febrero fué pasado por las armas Espinosa; pocos días antes sufrieron igual suplicio los sargentos. Se dijo que doña Isabel quería perdonar; pero el Rey don Francisco y la camarilla pedían castigos implacables.

Pasados estos afanes, pudo Muñiz, revisando cartas y apuntes, decir á Santiago que don Baldomero Galán estaba en Miranda de Ebro, no con mando de tropas, sino al servicio clandestino de la revolución. Era muy

afecto á Prim, pero tan corto de inteligencia, que se le vigilaba para enmendar sus torpezas ó contener su celo impulsivo. "Es hombre decente y leal—añadió,—pero más terco que una mula. Mal suegro te ha caído. No esperes que te dé el consentimiento si lo ha negado ya. Es de los que remachan sus ideas como si fueran clavos, para que nadie pueda sacárselas de la cabeza. De doña Saloma sé que ha sido hermosa. Antes de casarse con don Baldomero, tuvo que ver con un cura que andaba en la facción de Zumalacarregui. Me lo contó un coronel navarro convenido de Vergara. Otra cosa: no están la madre y la hija con don Baldomero, sino en Francia, no lejos de la frontera. Búscalas entre Hendaya y Bayona.,

Oído esto; levantóse Ibero, y secamente pidió á su amigo órdenes para el Norte de España y Mediodía de Francia. "Desde que salí de Urda—dijo,—es mi destino caminar derecho, derecho hacia la estrella Polar. Viéndola delante de mí vine á Madrid, y ahora la veré también guiándome los pasos. Iré por de pronto á Miranda; de allí á Samaniego, que es corto viaje; de Samaniego á Vitoria, por Peñacerrada y Treviño; y de Vitoria no sé... Ya lo dirán los acontecimientos., Desconforme con estos planes, Muñiz le dijo: "Tengo carta reciente de Clavería en que me encarga que te utilice para nuestros trabajos. Ea, camarada, compaginemos tus proyectos con los míos. Yo también tengo que ir hacia esa estrella que di-

ces: en cuanto arregle ciertas cosas, saldré para Valladolid, Burgos, Vitoria y San Sebastián. Aguárdate tres días y nos vamos juntos., No podía rechazar Ibero proposición tan bondadosa, y enfrenando su loca impaciencia declaró que esperaría. ¿Qué había de hacer el pobre? Su salvajismo se desvirtuaba gradualmente por causa del contacto social. Y es que los salvajes de cuali dades más agrestes se echan á perder en cuanto sus codos tropiezan con los codos de la civilización.

Aburrido y sin ningún quehacer en Madrid, Ibero repartía sus horas entre el lento vagar por las calles y las visitas á su amigo Chaves, con quien á ratos departía. Allí se dió á conocer al comandante retirado don Domingo Moriones, el cual recordaba gozoso su amistad con Santiago Ibero, y los días alegres pasados en la opulenta casa riojana. Con estas referencias, la persona de Santiago se iba creciendo á los ojos de Chaves, que no sólo veía en él al ardiente partidario de Prim, sino á la persona de posición, nacida de padres ilustres. Por esto y por la simpatía que el mozo se ganaba cuando se le iba conociendo íntimamente, el patriarca masónico puso en él sus afectos, y con los afectos su confianza. En uno de aquellos reservados coloquios, se arrancó á decirle: "El

fracaso del 3 de Enero nos mueve á preparar con toda nuestra alma otro movimiento que ha de ser decisivo. Hasta el mes de Abril no podremos armar todo el tinglado...; pero

qué tinglado, hijo!... O morimos todos ó Es-

paña será libre.,

Decía esto don José pasándose suavemente la mano por su apostólica barba negra, salpicada de algunas canas, y al hacerlo, las chispas no salían de su barba, sino de sus ojos. El hombre se electrizaba cuando la hirviente vesania política se le salía por la boca con raudales de indiscreción. Y algunas tardes y noches le vió Ibero en el entresuelo y en la trastienda (mientras los dependientes comían), abriendo y cerrando puertas disimuladas, y guardando bultos de mercancías cuyo contenido no se apreciaba por las formas del embalaje. De doble fondo eran algunas anaquelerías, y entre tabiques había huecos atestados de extraños paquetes y fardos. Comprendió Ibero que la tienda y el entresuelo de la casa eran un riquísimo depósito de trabucos, pistolas y escopetas, suficiente arsenal para satisfacer el ansia guerrera de los patriotas madrileños. ¡Ah, cuántas cosas estupendas y terroríficas podría ver el salvaje en casa de su amigo ó en las calles de Madrid si sus obligaciones y afectos no le llamaran al Norte! Todo lo tenía dispuesto, ropa y avíos, en un maletín de mano, y para bajar á la estación no esperaba más que la orden de Muñiz. Esta llegó al cabo, y loco de contento se retiró á su casa; que cuando esperamos la hora de un partir dichoso, conviene encerrarnos y evitar así cualquier emergencia que nos detenga ó nos inutilice para el viaje.

Paseándose en su jaula, dígase habitación, á cada instante consultaba la muestra de un reloj de plata que le había regalado su amigo Chaves. Aún faltaban cuatro horas largas. ¡Desesperante lentitud del tiempo! Viéndole tan inquieto, fué la patrona á darle conversación: de diferentes tópicos hablaron, y por fin doña Mauricia le sacó al comedor con estas afables razones: "Venga, venga acá, señor mío, que la soledad estira el tiempo y la buena compañía lo acorta. Aquí verá al amigo don Juan Confusio, que desde ayer no tiene otro pío que echar un parrafito con usted., En efecto: en el comedor aguardaba el eximio historiógrafo, que hizo pausada reverencia de corte. Contestó seca. mente Ibero á saludo tan ceremonioso, sin disimular el asombro que le causaba la figura amojamada, casi esquelética, del infeliz Santiuste. Por un momento creyó habérselas con uno de aquellos buenos espíritus á quienes familiarmente trataba en evocaciones nocturnas. No paró mientes Confusio en aquel asombro, y desató su locua. cidad en esta forma incoherente: "Deseaba mucho ofrecer al señor mis respetos... Ya le conocía desde hace tiempo, in mente. Cuando le ví hace días en el pasillo, el respeto y la admiración me dejaron mudo... Porque usted negará su alta jerarquía; pero no puede negarme su semejanza con el Príncipe Pilarón. La sencillez y humildad de su traje no bastan á ocultar la realeza., Atónito miraba Ibero al desatinado historiador, y luego á doña Mauricia, como pidiéndole explicación de los disparates que oía. Con disimulado gesto la patrona le indicó que no hiciese caso, y que le dejase despotricar sin contradecirle. Acto continuo intervino en la conversación con esta benévola frase: "Aquí el señor *Confusio* está escribiendo una historia magnífica, la mejor que se co-

noce, según dicen.

-Mi Historia no es la verdad pedestre, sino la verdad noble, la que el Principio divino engendra en el seno de la Lógica humana. Yo escribo para el Universo, para los espíritus elevados en quienes mora el pensamiento total. Yo abandono el ambiente putrefacto que nos rodea; saco mis pies de este lodo de los hechos menudos, y subo, señor mío, subo hasta que mis oídos pierden el murmullo terrestre, y mis ojos el falso brillo de las mentiras barnizadas de verdades. Yo subo, señor, y arriba escribo la Historia lógica, y pinto la vida ideal. Mis lectores no son de este mundo., Oyendo esto, Santiago dudó si el historiador era un loco de atar, ó un espíritu prescripto que, encadenado en la tierra, poseía el secreto de la razón de la sinrazón. Sintiendo vaga simpatía por el escuálido sujeto, le preguntó: "¿Y esa Historia, cuándo se publicará?

—Aconséjele usted, don Santiago—indico la patrona,—que no deshaga lo hecho ni rompa lo escrito, pues con tantas enmiendas y tanto quita y pon, no adelanta el buen

señor lo que debiera.

-Es que... verá usted-dijo con tremante voz Confusio: -el anhelo de perfección nos obliga á frecuentes alteraciones de la forma y del plan... En el capítulo XXII de mi obra describí... la muerte que dieron en Cádiz á Fernando VII los Constitucionales... verá usted... Luego... verá usted... el desarrollo histórico me ha llevado á consecuencias ilógicas y á frialdades antiestéticas... He creído que debo resucitar al Rey, mejor dicho, que debo anular aquel capítulo y escribir otro... Fácil es comprenderlo: la muerte de Fernando me desequilibra la raza... ¿No lo cree usted así? Aconséjeme: ¿debo resucitar al tirano, ó dejarle en la sepultura?, Ibero no sabía qué contestar. Por último dijo: "Déjele usted muerto, que ya vendrá por aquí su espíritu... á hacer de las suyas, y á equilibrar á España....

En este punto del coloquio, penetró de rondón en el comedor una señora, amiga de doña Mauricia. Como había estado allí por la mañana, los saludos fueron brevísimos. Los dos hombres se levantaron, y el buen Confusio, ya por no gustar de la visita, ya por hablar á solas con el disfrazado Príncipe, cogió á éste del brazo y se lo llevó á su aposento. Quedaron, pues, sentaditas una junto á otra las dos señoras, que al punto pegaron la hebra con locuacidad comadril. Era la visitante una sexagenaria remilgada y compuesta, el cabello gris peinado con profusión de moños y ricitos, el rostro como un museo de antigüedades en que los afei-

tes exponían y guardaban vestigios de belleza. Vivía la tal en la próxima calle de San Ignacio; era también viuda de militar, y desde su mocedad se trataba íntimamente con Mauricia Pando.

"Cuéntame, mujer-dijo ésta.-¿Hay al-

guna novedad desde esta mañana?

— Vengo sofocada... déjame que tome aliento.. Pues hay gran novedad: que ya ha parecido esa loca... Hace una hora que se me ha metido por las puertas...; Virgen Santísima, cómo viene! Molida del traqueteo de la diligencia, flaca, distraída, medio trastornada, con miedo de los espíritus que, según dice, andan tras ella. No ha podido referirme sino una mínima parte de los horrores que ha pasado...; Pobre hija de mi alma! Aun viniendo como viene, su vuelta me ha traído la alegría del mundo, porque ella es todo para mí... Ya no me falta más que salir á pedir limosna.

-¿Y ha resultado cierto lo que sospecha-

bas... que ese Clavería la recogió?...

—Y en la columna sublevada se la llevó como un fardo de impedimenta. ¡Qué pícaro! A la muerte de Leal, Teresa, huyendo de mí, trató de irse á Herencia... allí está Felisa. Esos bribones vieron en mi hija un precioso botín de guerra... Pero cuando ya llegaban á la raya de Portugal, se sublevó la niña, y dijo: "de aquí no paso sino descuartizada.," Total, que se fugó de la columna y acá se ha venido. Mi primera diligencia hoy ha sido llevar la noticia al señor de Oliván,

y el buen señor se ha puesto tan contento, ¡ah!... y ha dicho, como en la parábola del hijo pródigo: "Matemos un ternero para celebrar la vuelta del hijo descarriado...."

En esto, apareció Íbero reloj en mano, seguido de *Confusio*, y dijo: "Ya es muy tarde... se me escapa el tren., Despidióse de doña Mauricia. Esta, risueña y burlona, afirmó que aún faltaba hora y media. Pero el impaciente viajero, ávido de precipitar el tiempo, se precipitó á coger su maletín, y luego la puerta... Desapareció arrastrado por los espíritus.

## XXIX

"¿Quién es ese mocetón tan guapo?—pre-

guntó Manolita Pez á su amiga.

—Hame dado en la nariz que es un conde disfrazado. Me lo trajo Chaves... Yo respeto el incógnito de los que vienen á mi casa, y éste no se me ha clareado... Siempre comía fuera, pienso que en casa de Lhardy...,

Apartando su mente de lo que no le interesaba, la sutil tramposa reanudó así la cortada hebra de su asunto: "Dios querrá que ahora tenga término el tremendo temporal que vengo corriendo desde que me fuí á Tarancón. Yo le pido á Dios y á la Virgen que no me desampare... A la Encarnación ó á

San Marcos suelo llegar yo de madrugada cuando aún no han abierto, y por las noches soy la última que sale de la iglesia... La desgracia y el no tener nada que hacer la van metiendo á una en las devociones, y lo que importa es seguir en ellas hasta que Dios nos depare el remedión que le pedimos... Yo tengo esperanza, Mauricia; yo tengo fe en la decencia de don Enrique... Hoy le he visto entusiasmadísimo... Y dicen que lleva la batuta en el Ministerio de Hacienda; además es rico por su mujer, una cuitada que se pasa los días haciendo vestiditos

para el Niño Jesús...,

Por no ser del caso, no se copia lo demás que las dos viudas charlotearon aquel día. Baste decir, para seguir escrupulosamente el proceso histórico, que la pobre Teresita tardó un mes largo en reponerse del cansancio y desorden mental que había traído de la columna. Encamada estuvo largos días; pasó fiebres, erupciones, trastornos graves; rechazaba el trato social; no quería cuentas con las amigas; odiaba los hombres; se declaraba salvaje y con intenciones de irse á un yermo y hacer vida de Magdalena ó de Egipciaca, medio desnuda, suelto el cabello, y sin más compañía que la de una monda calavera. Hasta San José no la dió de alta el médico, y en Abril salió por primera vez á la calle. En los apuros de aquella vida, la única persona que daba pecunia-rios auxilios á doña Manuela era Chaves, y esto lo hacía por caridad y por parentesco,

como primo carnal del difunto coronel Villaescusa. Ninguna mira pertinente al orden erótico llevaba Chaves en sus generosidades, que cada día eran más cortas, y entrañaban el deseo de que un régimen nor-

mal les pusiese fin.

El demagogo de la barba bíblica, hallábase por Abril en delirante actividad. Su labor era intensa, febril, y en ella ponía todo su espíritu y no pocos dineros, subordinando los negocios al supremo interés de la cosa pública. Como la Junta Revolucionaria no podía ya reunirse sin grandes precauciones, Chaves alquiló un humilde piso en la calle de Jesús del Valle, en casa de aspecto mísero que no tenía porteros. Una ó dos veces, á diferentes horas, se juntaron allí Sagastá, Becerra, Ruiz Gómez, Monte-mar, García Ruiz y el presidente Aguirre. Llegaban uno tras otro, y reunidos en un destartalado cuarto, á la luz de un apestoso quinqué de petróleo, deliberaban sobre la futura suerte de España. No creyéndose seguros allí, variaban de catacumba, y en calles excéntricas y lóbregas, se les veía desfilar de noche, embozados ó con extrañas vestimentas.

La conspiración laboraba entonces en los sargentos de Artillería, disgustados por el fracaso del proyecto de ascensos que no pudo sacar adelante el general Córdova. Chaves y otros agentes les iban catequizando uno por uno. Como fuese preciso organizar la acción común, se acordó afiliarlos y ponerlos

en contacto con un jefe, que de acuerdo con la Junta había de dar las órdenes para el movimiento. El punto de cita era la casuchá de Jesús del Valle. Iban llegando los sargentos por la tarde, antes de la retreta, en grupos de dos ó de tres, y Chaves los presentaba á Moriones, el cual poseía como nadie el don orgánico; les hacía ver el principio de reivindicación á que obedecía el acto de indisciplina; les explicaba la imposibilidad de remediar por otros medios el envilecimiento á que había llegado la Patria. Y por último, la Revolución, mejor dicho, la Patria agradecida, les ofrecía dos empleos para el día en que pueblo y ejército asegurasen el triunfo de la Libertad y de la Justicia.

La Historia, que no cuenta las conspiraciones, sino sus efectos, tampoco dice nada del pacto amistoso que al fin celebraron don Enrique Oliván y Teresa Villaescusa, con intervención diplomática de la más fina zurcidora que vieron los siglos, doña Manuela Pez. Entró por el aro Teresita, venciendo su repugnancia de aquel sujeto, porque las exigencias de la vida material con imperioso mandato así lo pedían. Era ya cuestión de vida ó muerte. O el pan ó la miseria. Fué la crisis del hambre, que era por cierto de las atrasadas que no admiten espera... Cuentan que á la semana de celebrado el diabólico pacto, Teresa se hizo dueña del ánimo del don Enrique, y le trataba como á un negro, esgrimiendo el arma terrible de la publicidad. Y como el burocrá-

tico se había colado y encendido más de la cuenta, cayó en dura esclavitud, de la que difícilmente podía zafarse, porque con Manolita no había bromas. Si era un águila para hilvanar voluntades, toda pico y uñas toda se revolvía ferozmente contra el intento de descoserlas fuera de su jurisdicción y autoridad.

Conllevaba Teresa con resignación aquella vida de forzado ayuntamiento sin amor, esperando una imprevista solución ó nueva crisis que de tal suplicio la librase. Aburrida buscaba su consuelo y solaz en fugas de la imaginación á esferas distantes, á ilusiones que fácilmente construía con materiales de otras que fueron y pasaron. En tal estado, abandonándose á los audaces vuelos de su fantasía, era tan revolucionaria como el primero, porque ella también odiaba lo existente, deseaba volcar el régimen, y armarlo de nuevo con otras ideas y otros hombres. A su tío (en segundo grado) don José Chaves le acosaba con preguntas, le ofrecía su cooperación, le incitaba con vehementes razones á persistir en la sañuda porfía contra los obstáculos. Ya no ponía la salvedad de respetar la corona de Isabel y la unidad católica... Todo, todo debía caer.

Renovaba la memoria de Teresa con vivos colores la odisea desde Fuentidueña á Portugal, dividida en etapas, á las que correspondían sensaciones diferentes. Las primeras fueron trágicas; siguieron días tristes, precursores de la pacificación de su espíri-

tu; el día luminoso de Villarrubia; la noche dulce y melancólica de Urda, que dejó en su alma una inquietud indefinible, querencia de ideales núevos, y la percepción de un mundo hermoso y lejano, indeciso entre el sueño y la realidad. Si mil años viviera, no olvidaría el fiero instante en que, apenas despierta, encontró sobre su seno los tomillos de Santiago. El presentimiento que en su alma levantaron aquellas silvestres y olorosas matas, fué confirmado por una voz áspera que le dijo: "Se ha ido... Le han mandado á Madrid., El desconsuelo de aquel día la desconsoló para todo lo restante de la expedición. Desde Urda hasta Encinasola, el viaje fué para ella un martirio, la columna una procesión fúnebre. Su displicencia constante y los disgustos á que daba lugar, la indispusieron con Clavería. Para mayor desgracia de éste, Monteverde y Milans del Bosch, no sólo le daban bromas molestas, sino que cortejaban á su conquista con el mayor descaro. Cerca ya de Portugal, la situación se hizo insostenible. Plantose Teresa diciendo á su captador: "Yo seré todo lo que se quiera menos emigrada. En España nací, y en España he de vivir siempre. Hecha pedazos podrán llevarme á Lisboa; entera no me llevan, ni usted, Clavería, ni don Juan, ni San Juan Prim., A esta declaración añadió la amenaza de un fuerte escándalo si no la soltaban.

Largo y penoso fué su regreso á la Corte, á donde llegó en Febrero, en el estado mi-

serable descrito por Manolita. En cuanto pudo salir á la calle, vencida la indisposición, trató de indagar el paradero del salvaje que voló dejando en el pecho de ella unos tomillos. Nadie le daba razón de persona tan insignificante. Por desdicha, no se le ocurrió preguntar á su amiga Mauricia Pando: verdad que á casa de ésta no iba nunca, porque la presencia del pobre Santiuste le causaba intensa lástima y aflicción. Pero un día, hallándose de visita en casa de Chaves, subió al entresuelo á saludar á su tío. Allí encontró á éste con Moriones y un muchacho que parecía sargento. En algo que hablaron delante de ella, sorprendió el nombre de Ibero. Fué una chispa, un relámpago. Preguntó Teresa... La verdad le fué revelada en esta forma por el muchacho á quien tuvo por sargento: "Santiago Ibero se fué al Norte ó á Francia con el señor Muñiz. El señor Muñiz ha vuelto; Ibero no.,

Con el que tal dijo trabó conversación, anhelando más informes. Pero en esto entraron en tropel los chiquillos de Chaves: dos niñas preciosas como los mismos ángeles, el hijo mayor, de ocho años, despabilado y gallardísimo, y un chiquitín de cinco, que era la criatura más salada y traviesa que se podría imaginar. Moriones y el sargento (si lo era) se despidieron, y los niños rodearon á Teresa colmándola de fiestas y carantoñas. Propuso ella llevarse á su casa las dos niñas, comprarles dulces por el camino, y devolverlas á la noche. Convino en

ello la señora de Chaves, que á punto entró. Iba de visitas, y se llevaría el niño mayor. El pequeño, llamado Pepito, iría, como de costumbre, á paseo con su padre. Amaba tiernamente don José á todos sus hijos; pero aquel gracioso pillastre era su debilidad, sin duda por el temperamento revoltoso y de sistemática oposición que en el niño á todas horas se mostraba.

Admirable cosa era que, gozando de tantos bienes domésticos, mujer buena y hermosa, lindos, inteligentes hijuelos, floreciente negocio comercial, todo esto y su reposo y su tiempo y sus ganancias, lo sacrificase Chaves en altares idolátricos de la política. O eran aquellos tiempos de mayor inocencia, ó de mayor virilidad. De todo habría seguramente. Ello es que, sin el llamado candor progresista de que tanta burla han hecho los oligarcas de poco acá, no se habría lim-piado esta vieja Nación de algunas herrum-bres atávicas que la tenían paralizada y co-mo muerta. Si héroes anónimos hubo siem· pre en nuestras epopeyas guerreras, también los hubo en los dramas políticos; héroes de abnegación no menos grandes que los que arriesgaron la vida y el honor mili-tar. Chaves fué de los más esclarecidos patriotas, de los más candorosos mártires por la idea, que martirio y candor parecen la misma cosa, y el hombre se dejó ir á su ruína y descrédito por secundar valerosamente las ideas de libertad y justicia que sintetiza-ba en cuatro letras el sugestivo nombre de

Prim. Prim era la luz de la patria, la dignidad del Estado, la igualdad ante la ley, la paz y la cultura de la Nación. Y tal maña se habían dado la España caduca y el dinastismo ciego y servil, que Prim, condenado á muerte después de la sublevación del 3 de Enero, personificaba todo lo que la raza poseía de virilidad, juventud y ansia de vivir.

## XXX

Entró el de Reus en Portugal con sus fieles húsares y los amigos que le seguían. Poco tiempo permaneció en Lisboa; partió á Inglaterra, de Londres á París, apretándole á ello la precisión de ponerse al habla con sus activos colaboradores para tramar sin demora el alzamiento decisivo. Un nuevo plan de arreglo propuesto por Palacio interrumpió estos manejos; pero frustrada la componenda (un ministerio Lersundi formado á gusto de Prim), siguió la socava tenebrosa minando las capas más firmes del terreno social. En Abril se consiguió en Madrid arrastrar á la conjuración á los sargentos de Artillería; en Mayo, las guarniciones de Valladolid, Vitoria y San Sebastián quedaron cogidas; en Junio se pudo dar al esquema revolucionario algún viso de organización. Ejecutores de este programa en

provincias y en la Corte eran Pierrad, Pasarón, Lagunero, Escalante, don Martín Rosales y otros nombrados jefes... Nunca se habían acumulado tantos elementos; nunca la cautela había conseguido evitar tan bien la repetición de los errores que fueron génesis del aborto en anteriores tentativas... El secreto con que laboraban los fieles adep-

tos no salía de las catacumbas.

De esto tenía pruebas Teresa Villaescusa, que ávida de conocer la interna trama, preguntaba solapadamente á cuantas personas podían á su parecer darle alguna luz. Aquel mocetón que en casa de Chaves le dió las únicas noticias que de Ibero pudo obtener, se le apareció una tarde vestido de sargento cuando Teresa iba de su casa, calle de las Rejas, á la de su madre, en la de San Ignacio. Con finura la saludó el militar, preguntándole por su salud, y ella, con más curiosidad que cortesanía, le soltó esta descarada observación capciosa: "Ya sé que está usted comprometido...;Bien por los sargentos de Artillería! Y me han dicho que algún oficialito también..., Poniéndose colorado, dijo el sargento con cierto énfasis que nada sabía; que su Cuerpo no se metía en fregados de revolución; que él se cuidaba tan sólo de cumplir su deber, y que no variaría de conducta por todo el Universo.

"Santa Bárbara le acompañe—dijo Teresa, colándose incontinenti en otra indagación de más interés para ella.—Es usted como aquel otro chico salvaje, su amigo y paisa-

no, que todo lo arregla encomendándose al Universo... Y á propósito: ¿sabe usted si ha vuelto Ibero á Madrid?, Respondió el sargento afirmativamente. En Madrid estaba: le había visto dos veces. ¿Dónde? Una junto al cuartel de la Montaña; otra en la calle del Duque de Liria. Venía del Seminario de Nobles, Hospital Militar, en dirección verbigracia de la Cara de Dios... Por cierto que iba muy derrotado, como si quisiera hacerse pasar por méndigo. Algo más le preguntó Teresa, fingiendo indiferencia, y luego cortó la conversación con un saludito de despedida. El sargento se puso á sus órdenes cortesmente: "Simón Paternina, de la Guardia, Rioja alavesa, para lo que guste mandarme.,

Aquella noche comió Teresa los garbanzos en casa de su madre (donde regía la moda francesa en las horas del yantar), y es fama que estuvo desabrida, mimosa y tan fuera de quicio, que puso en cuidado á la egoísta y astuta dueña. Lo que á ésta más alarmaba fué que dió en la manía de no ir á su casa á la hora en que fijamente la visitaba el empalagoso caballero burocrático. Por fin, con ruegos y amenazas, la indujo la madre al cumplimiento de sus deberes. No debió Teresa cambiar de humor en presencia de Oliván, porque éste se retiró á la hora de costumbre, harto lastimado y afligido. Ello fué que la linda moza recayó desde aquella noche en la extraña dolencia de asustarse de todo, y de verse perseguida por malignos

seres invisibles. Así lo entendió doña Manuela, que clamando al Cielo decía: "Comido vea yo de perros al que enseñó á mi hija esa brujería indecente de hablar con las ánimas. El que metió estas diabluras en su pobre cacumen fué sin duda el pillastre de Clavería, ó alguno de los machacantes que

iban en la dichosa columna...

Perdió Teresa el apetito y dormía muy poco, inquietando á Oliván, que no cesaba de recetarle agua ferruginosa y vino rancio, precisamente lo que tomaba su mujer para combatir la anemia. Manolita, no menos inquieta, le recetaba paseos, teatros, salir de compras, visitando particularmente las jo-yerías: éste era el tratamiento más eficaz contra duendes y fantasmas. Alguna noche, cuando se quedaba libre de la insulsa compañía de don Enrique, se ponía Teresa mantón y nube, y echábase á la calle con su criada. ¿A dónde iba? A vagar por las calles sin objeto aparente, no huvendo de los espíritus, sino más bien buscándolos. Entendía la criada Patricia que al acecho de alguna persona andaba su señorita; así lo demostraba el precipitado paso de ésta, sus miradas inquisitivas, y el hecho de trotar casi siempre por las mismas calles. Las correrías se limitaban al espacio comprendido entre el cuartel de la Montaña y el Portillo del Conde Duque, entre el de San Bernardino y la Universidad.

Una noche, pasando á última hora por la calle de los Reyes, vieron que de una casa

baja y pobre, cuya puerta ostentaba el rótulo de Imprenta, salieron dos hombres hablando con mucha viveza. En la esquina de la Travesía del Conservatorio se defuvieron á platicar con otros dos que venían en dirección contraria. Las dos mujeres, arrebujándose bien, pasaron junto á ellos, siguiendo hasta doblar la esquina de la Plazuela de Leganitos. Teresa dió con el codo á su doméstica y le dijo: "¿Sabes quién es ese que me miró cuando pasábamos? Sagasta... En los otros tres no pude fijarme. Me pareció que uno de ellos era Montemar., Otra noche, en el callejón del Cristo, vieron á Chaves, viniendo del Conde-Duque en compañía de un hombre de inferior estatura, que se contoneaba al andar. Ocultó Teresa su rostro, temerosa de que su tío la conociera, y cuando estuvieron lejos, dijo á Patricia: "El pequeño es Manolo Becerra,"

A la noche siguiente tuvieron un mediano susto. En la calle del Limón las requebraron y persiguieron unos hombrachos que
salían de una taberna. ¡Pies, para qué os
quiero! Ama y criada no pararon hasta dar
con un sereno, que las tranquilizó acompañándolas largo trecho. A la media hora resurgían solas en la Plaza de Ministerios, y
en uno de los bancos fronteros al Senado se
sentaban á descansar, convidadas de la serenidad de la noche silenciosa y del temple
primaveral del aire. Las miradas de Teresa
eleváronse al firmamento, engalanado de
todas sus maravillas sidéreas. Buen rato es-

tuvo esparciendo sus ojos por tanta magnificencia, y trató de recordar lo que en noche serena y en lugar distante de Madrid le había enseñado un salvaje astrónomo. Pero su memoria no retenía más que los nombres de algunas estrellas de primera magnitud. Embelesada, poseída de fervor religioso, lanzó su alma en veloz carrera tras de sus ojos, para explorar el inmenso espacio y medir, si así puede decirse, la infinidad sublime de sus distancias.

Trató luego de comunicar su fervor y sus conocimientos á la ingenua muchacha, que hacía por remontar al cielo sus miradas perezosas. "Todo eso que ves, Patricia, es lo que llamamos el Universo, y cada estrella de esas es un mundo grandísimo, lleno de personas. De lo que hay allá, sólo sabemos los nombres que los matemáticos de aquí han puesto á las estrellas. Una se llama la Osa, otra la Cabra, y hay también el Toro, el León, el Carnero... Pero aunque llevan nombres de animales, son mundos de Dios, llenos de almas cristianas... Patricia no contestó más que con el ¡aaaah! admirativo que usa el pueblo para saludar el esplendor de los fuegos artificiales. De improviso descendió Teresa de aquellas alturas, cayendo como un rayo sobre esta terrestre idea: "Oye, Patricia: tú me has dicho que tu novio es sargento. ¿Es acaso de Artillería?.... "No. señorita: es de los que están en aquel cuartel grande por donde pasamos anoche. Lleva un sombrerete que Îlaman chascás,... "Es

lancero. ¿No te ha dicho si le han catequizado para sublevarse?,... "Melchor no se mete en esos trotes. Dice que va á venir revolución, y yo tengo miedo de que le toque alguna china,... "No temas nada. Revolución vendrá, y todo lo existente caerá patas arriba. El porvenir es de los sargentos. ¿El tuyo no te ha hablado de Prim?,... "Sí, señorita. Dice que es el General más bragado y de más meollo que tiene España,... "Sí, sí—afirmó Teresa con tanta unción como cuando se embelesaba en las es-

trellas.-Prim es el hombre...,

En la quinta salida, víspera de San Antonio, el Acaso brindó al fin á las dos mujeres extraordinaria y sorprendente aventura. Fueron hacia el Portillo de San Bernardino: á cada paso encontraban grupos de gente alegre, borracha y cantora, que por la Cuesta de Areneros subía de San Antonio de la Florida. Retrocedieron requiriendo la soledad, y cuando por la calle de Liria embocaban á la Plazuela de Afligidos, vieron jay! dos hombres que venían del Conde-Duque... ¡Era él, era...! Quedó Teresa paralizada y muda. Los dos hombres pasaron cerca; la claridad dormilona de los faroles, junto con la de la luna menguante que acababa de salir, permitió á Teresa reconocer la figura gallarda de Ibero, que según ella con ninguna otra podía confundirse, su perfil noble, su andar decidido, y su vestimenta, que no era de mendigo, como le dijo el sargento, sino decente, sencilla y airosa. Pero más que el estupor, le ató los brazos y cerró la boca un miedo supersticioso, una punzante duda. ¿Sería un espíritu y no un sér corpóreo? Tras esta duda, otra asaltó su mente. ¿Los espíritus de los

vivos pueden ser visibles?

Los segundos que duró esta confusión perdiólos Teresa para el seguimiento de los dos hombres, uno de los cuales, según ella, era Ibero, el otro Moriones. Iban hablando en voz queda y con serenos ademanes. El breve tiempo perdido por Teresa en el pasmo y suspensión de resuello que le ocasionaron sus dudas, los hombres ó fantasmas. si tales eran, pudieron llegarse á una puertecilla próxima al santuario de la Cara de Dios, discutir un momento si entrarían ó no, retroceder algunos pasos y entrar rápidamente por el callejón del Príncipe Pío. Al verles filtrarse por aquel angosto pa-sadizo, recobró Teresa su aliento, y dispa-rada corrió en la propia dirección. Entró por donde ellos habían entrado; les vió allá, como sombras, en un recodo que tor-cía bruscamente á la derecha; siguió; corrieron las dos hasta una plazoleta ó solar del cual partía otro conducto tortuoso, costanero, irregular, sin fin... Desesperada Teresa, no viendo ya á los dos hombres ni rastro de ellos, se paró, y con el aliento que le quedaba soltó tres veces el nombre de Ibero, en gritos intensísimos y desgarradores, haciendo trompeta con las manos. Ha-lláronse en un sitio donde la obscuridad era

pavorosa. Creyérase que ante las mujeres, los faroles del alumbrado público habían huído con temblor de sus vidrios y chisporroteo de sus luces. Confusamente se distinguían tapias, alguna casucha con puerta y ventana cerradas. Los hombres, si tales hombres eran y no espectros, se habían des-

vanecido en las tinieblas.

· Viendo á su ama enteramente descompuesta y desgobernada, tomó el mando Patricia, y tirando del brazo á Teresa hizo por sacarla de aquel laberinto. La salida no era fácil. Al fin, por un hueco entre dos tapias se vieron en calle conocida. Dejábase Tere. sa conducir en silencio por su criada, y lo primero que hablaron fué para dilucidar el punto por donde desaparecieron los dos hombres. Ocurrió entonces un caso extraño: Patricia los vió en Afligidos, y sostenía que habían entrado por la portezuela próxima á la Cara de Dios. Lo de que se sumieron por la angostura del Príncipe Pío, era patraña y falsa visión de la señorita. Se enfurecía ésta defendiendo la verdad de lo que había visto, y sin hacer caso de su fiel doméstica, que le proponía volverse á casa, metióse con paso vivo por las calles del Río y del Reloj, hasta dar en la plazuela de Ministerios. Allí soltó su lengua en desorde. nada vociferación, diciendo: "No voy á casa, no vuelvo á mi casa... Yo no tengo casa. Soy salvaje, Patricia, y como venga Enrique á querer llevarme, verás una mujer furiosa defendiendo su libertad. Y no vuelvas á decirme que Santiago y Moriones no entraron por el callejón. Yo te digo que sí, y no tienes que replicarme. Yo los ví... no eran visiones ni espíritus... No me contradigas; no me atormentes... ó haré contigo lo que con Enrique... No me hables de ese rey de los bobos... Esta mujer no es suya, estos ojos no son suyos... ni esta boca es suya, como no lo sea para escupirle... Te juro que aborrezco á todo el género humano, menos á un solo hombre, el único que existe para mí... No me digas que no, Patricia... Cállate ó te

saco los ojos.,

Viéndola en tal exaltación, quiso la muchacha reducirla con ternuras. Teresa rompió en llorosos lamentos: "El mundo todo revolveré hasta que encuentre lo que es mío. No voy á casa, no me acuesto... Si no le encuentro; si no me dice que me quiere à mí como yo le quiero à él, tengo que matarme, Patricia. A ningún hombre quise nunca... á él solo, á ese que has visto... Nada: 6 me quiere 6 me mato, que para eso tengo preparados dos venenos que con sigilo compré., Apenas dicho esto, desembara. zada ya de nube y manto, arrojóse en el suelo con epilépticas contorsiones. Acudió Patricia á socorrerla y sujetarla; mas ella contraía brazos y piernas, dando al silencio de la noche su voz desgarrada: "Me mato, quiero morir... No más, no más sufrir vida tan miserable. "Golpeándose el cráneo y haciendo presa en sus cabellos, clamaba: "Maldita de mí que traté á tantos hombres y no

supe esperarle á él. No sabía yo lo que él me ha enseñado, Patricia; no sabía yo que en el mundo existe todo lo que deseamos... la dificultad está en buscarlo bien... Déjame; no, levántame: volvamos allá. Le encontraré, porque allí vive... Entró en alguna de aquellas casuchas bajas... Ven, vamos;

llamaremos en todas las puertas...,

Prometiéndole acceder á cuanto deseaba, Patricia logró que se levantara... A su lado la hizo sentar, en el banco próximo. Irían, sí, en busca del hombre perdido; mas era menester esperar el día. Por de pronto, lo mejor sería retirarse á casa, dormir un poco. y después... Rebelábase Teresa contra esto, y en dimes y diretes estuvieron todo lo restante de la madrugada. La Providencia deparó á Patricia un humanitario sereno, que arrimándose á las dos mujeres, ofreció sus servicios... Vencida del horrible cansancio, quedó Teresa en visible atonía y somnolencia, colgante la cabeza sobre el pecho; y este momento aprovechó la criada para correr á dar aviso á Manolita, dejando á su ama al cuidado del sereno. Con rápida frase contó la muchacha lo que ocurría, confesando las escapatorias nocturnas, y narrando el medroso encuentro que había sido causa del mayor disloque de la señorita. Tales fueron la consternación y sofoco de la madre, que á punto estuvo de rasgar la bata cuando quiso ponérsela para salir en socorro de su adorada hija. ¡Jesús, qué conflicto, qué desconocido drama, y qué pavoroso quiebro del

Destino!... Todos los hipidos y arrumacos de su repertorio empleó la buscona para reducir á Teresita y llevarla á la casa materna, lo que logró al fin con ayuda de su criada, de Patricia y de dos serenos expeditivos y serviciales. Acostaron á la doliente, y doña Manuela se ocupó en desentrañar con arduas cavilaciones el nuevo problema que se le planteaba. ¿Qué le había pasado á la hija de sus entrañas? ¿Quién era aquel hombre que iba con Moriones por obscuras callejas, y que sólo con su rápida presencia diabólica había trastornado á la pobre Teresa? De sus cálculos y razonamientos sacó en limpio que el caso se relacionaba con los malditos conspiradores, y aquel mismo día, ni corta ni perezosa, se fué á confiar su cuita al bueno de Chaves, pidiéndole orientación, consejo. Pero don José, después de oir la triste canción de la dueña, se inhibió secamente, y la despachó á cajas destempladas.

## XXXI

En mala ocasión iba Manolita con estas andróminas al amigo Chaves, que entonces se hallaba en el paroxismo de su actividad demoledora. Los trabajos no permitían un minuto de reposo á los atrevidos laborantes. Todo estaba dispuesto. La conspiración era

ya un rimero de pólvora, al cual no faltaba más que arrimar la encendida mecha... No obstante la buena voluntad de todos, surgían desavenencias que no siempre eran reductibles. La más grave de ellas sobrevino entre la dirección civil y la militar, entre la Junta y Moriones. Este, que había llevado á feliz término la seducción de sargentos, vió pospuestas sus ideas á las de los civiles, y para cortar discusiones peligrosas, la suprema autoridad, que era Prim, determinó que el hombre de las Cinco Villas fuese á

dirigir los trabajos de Valencia.

En el delirio de la organización masónica, Chaves no desperdiciaba las horas ni los momentos; ni aun cuando sacaba de paseo á su adorado niño, dejaba de desempeñar alguna comisión, ó despachar algún trámite necesario. Una tarde cogió al niño, á quien su mamá había puesto muy majo para el paseo, y se lo llevó por las calles dándole cuerda, por el gusto de oirle sus dichos graciosos y sus salidas agudas. Era el chiquillo travieso, levantisco, y como decía su padre, estaba siempre en la oposición. Los juguetes de sus hermanos le gustaban más que los suyos. Era una fierecilla cuando le vestían y cuando le desnudaban; en las comidas chillaba siempre por lo que no había; si en el paseo le conducía su padre de la mano derecha, quería ir de la izquierda.

Aquella tarde llevaba Pepito, como de costumbre, su pelota, que solía tirar ocasionando algún trastorno en la circulación de transeuntes. Pero don José, lejos de incomodarse por esto, se reía como un simple cuando tenía que recoger el juguete á larga distancia. Así entraron por la calle de San Mateo, y al llegar al cuartel del mismo nombre, frente á la puerta principal, donde estaba la guardia, tiró el chiquitín la pelota, la recogió el papá devolviéndola por elevación, y en este juego con apariencias de inocente, la pelota entró por el portal adelante hasta el patio en que estaban los soldados. Por impulso propio ó por instigación paterna, colose dentro la criatura en seguimiento de su juguete; con fingido enojo entró tras él el padrazo, diciendo: "¡Ay, qué chiquillo!... Ustedes dispensen..., y éste fué el preciso instante en que apareció el sargento de guardia, ya prevenido. Chaves hizo como que le pedía excusas, y sotto voce le sopló al oído la hora, día y lugar de la cita. No era la primera vez que este ardid se em-pleó en los cuarteles; también solía usarlo el astuto conspirador para meterse entre filas, cuando la tropa estaba en maniobras. El tal Pepito era un ángel atrozmente revolucionario.

El juego de pelota no fué la última diligencia de Chaves aquella tarde. A otros sitios fué con su gracioso niño, y por fin llegóse á casa de don Joaquín Aguirre, con quien tenía que conferenciar. El ilustre canonista, presidente de la Junta revolucionaria, le esperaba en su despacho; entró el amigo con su nene, que ya venía muy can-

sado y soñoliento, frotándose con los puños los ojitos. Púsole su padre en una silla, ordenándole la quietud. Hablaron el patriota y el patricio con la viveza y el interés propios de la madurez del asunto que iban á tratar. Pero el chiquillo, que siempre era de oposición, interrumpió á los graves conjurados rompiendo en clamores de protesta y tirándose de la silla. Tuvo D. José que cogerle en brazos, acariciarle, arrullarle, decirle mil ternezas, y el niño, agradecido, inclinó la cabecita sobre las patriarcales barbas de su papá, y se durmió profundamente. Era en aquel momento el buen demagogo la perfecta imagen de San José.

Siguiendo la conversación interrumpida, Aguirre hizo á su amigo manifestaciones de suma importancia. Según lo acordado por Prim, éste daría el grito el 23, en un pueblo de Guipúzcoa. Ya estaban en camino los comisionados que habían de transmitir las órdenes á las fuerzas comprometidas en las poblaciones del Norte. El alzamiento de Madrid había de ser precisamente el 24. Para ponerse al frente de los sublevados, ya teníamos aquí al general Pierrad, oculto en casa de Moreno Benítez. Revelando satisfacción, dijo asimismo don Joaquín que estaban ya vencidos los escrúpulos que había mostrado para secundar la sublevación su pariente el capitán de Artillería don Baltasar Hidalgo. Realmente, no debía influir va el espíritu de Cuerpo en el ánimo de aquel distinguido oficial, pues oportunamente había pedido la licencia absoluta... A este propósito, habló Aguirre calurosamente del capitán Hidalgo, alabando su valor, liberalismo y caballerosidad: este juicio no lo ha desmentido la Historia.

Despidiéronse el patricio y el patriota con breves fórmulas de amistad y proselitismo. Salió Chaves presuroso con su niño en brazos, y tomó rumbo hacia su casa... La excitación encendida en su ánimo por el en-tusiasmo, el deber, la responsabilidad, la grandeza de la idea que pronto había de condensarse en formidables hechos, era como acicate que á precipitar el paso le obligaba. Por esto y por el peso de la criatura, llegó á su casa sofocado. Ya no parecía San José, sino San Cristóbal. "Toma esto,,, dijo á su esposa, entregándole á Pepito. Comió precipitadamente, tragando sin mascar, y salió como una saeta. Urgía disponer la forma de repartir armas á los paisanos, cosa en verdad peliaguda. Toda la noche emplearía en avistarse con los amigos, ávidos de empuñar trabucos y pistolas, y para ello era forzoso acudir á sitios diferentes y distantes, donde el animoso pueblo celebraba sus obscuras asambleas: Afligidos, Limón, Cuchilleros, Ventosa, Tribulete, Salitre, Tres Peces, etc... Felizmente, dos comisarios de Policía, á la entera devoción de Chaves, le ayudaban en esta colosal faena.

Y sucedió que la ejecución del plan se anticipó dos días á lo presupuesto, por impaciencia de algunos conjurados, que temían

no poder hacer nada si aguardaban á que el pronunciamiento estallase en provincias... Véase cómo ocurrieron las cosas. La noche del 21 al 22, doña Manuela Pez notó desusado ir y venir de gente en la solitaria calle donde vivía, que era, como se ha dicho, la de San Ignacio, en el apartado barrio de Leganitos. Mirando por los cristales de su gabinete, vió que no cesaban de entrar hombres en la casa inmediata á la suya. Al instante, recordó que Chaves había alquilado días antes los dos cuartos de aquella casa. "No hay duda-se dijo:-aquelarre tenemos. Milagro será que no se arme esta noche la gran trifulca., Luego sintió runrun de voces tras del tabique medianero. En el mismo gabinete estaba Teresa, que sufría quebrantos de salud, inapetencia, insomnios... Los ruidos de la casa cercana no se escaparon á su oído sutil; levantóse de la butaca, y aplicó su oreja al tabique. Escuchó largó rato; sus ojos brillaban de júbilo, sonreía su boca repitiendo: "¡Prim, Libertad!,

Dejándola en aquella distracción inocente, su madre, sin apartarse de los cristales, se zambullía en hondas cavilaciones. En aquellos días, no pudiendo apartar de su magín la nueva crisis de Teresa, abusaba horrorosamente del monólogo. "Si viene trifulca, que venga, que de las revoluciones salen los hombres nuevos... Con lo que me ha dicho Mauricia se me ha ensanchado el corazón. ¡Vaya, que si es efectivamente un

conde disfrazado...! ¡Jesús, Jesús, de pensarlo me dan mareos!... Pues otra: aĥora sale Pepe Chaves con que el chico es de una familia rica y noble de la Rioja alavesa...; Virgen de los Remedios, si todo eso es cierto, menuda lotería nos va á caer! La verdad es que el don Enrique se había hecho insoportable. Hombre más jaqueca y más chinche no ha venido al mundo. Con sus remilgos, su miedo al escándalo, y aquel hablar como la Gaceta, no le aguantaría ni el mismo Job. ¡Vaya con la pretensión de meter á mi hija en las Arrepentidas! Métase él si quiere en un correccional para hombres desaboridos, fulastres y mariguitas. En fin (suspirando fuerte), despedido está... Veremos lo que ahora nos trae Dios. Vengan trapisondas y novedades. Lo que vo digo á mi hija: no importa la revolución con tal que no nos destronen á Isabel II, ni nos traigan la libertad de cultos,... Apartándose del tabique, se lanzó Teresa á un pasear vivo por la estancia. Su rostro, de admirable belleza melancólica, irradiaba satisfacción y orgullo. Acudió su madre á tranquilizarla; mas ella, alzando el brazo como si tremolara una bandera, gritaba: "¡Prim... Libertad!, La bellaca dueña, con ademán de blandir una espada, respondía: "Venga revolución... hombres nuevos., Excitada y nerviosa, Teresa quiso echarse á la calle; pero su madre con exhortaciones y caricias logró quitárselo de la cabeza. Öyendo los ruidos de la casa inmediata, y haciendo

mil conjeturas sobre lo que podría suceder, estuvieron en vela hija y madre toda la noche.

A las dos de la madrugada salió Chaves de la casa donde paisanos y oficiales aguardaban el momento de entrar en acción. Iba solo. De la calle de San Ignacio bajó á la plazuela; metióse luego por el callejón de Leganitos, y atravesando por solares y recovecos lóbregos, llegó á una explanada de donde se veían las ventanas altas del Cuartel de San Gil por la parte trasera. Allí se detuvo; vió luz en uno de aquellos huecos; sacó un pañuelo, y lo agitó repetidas veces; poco tardó en abrirse la ventana, donde un soldado hizo señal con una sábana... De allí partió el hombre, y por ásperos derrumbaderos se dirigió á la Montaña; rodeó el Cuartel, y llegando al promedio de la fachada Norte, encendió un cigarrillo: la quietud del aire permitía mantener un rato inextinta la llama del fósforo. A esta señal, respondió una luz en las ventanas altas... Después, dió la vuelta el patriota por senderos abruptos, entre el palomar y el Cuartel, y pasando por la fachada principal de éste, donde estaba la guardia, repitió la señal sin pararse. A cierta distancia, al arrimo de un árbol, vió claridades inequívocas, que en las rejas del piso bajo daban respuesta 6 conformidad...

Acto continuo salió como flecha hacia la calle de San Ignacio, donde los oficiales y el General esperaban intranquilos. Chaves

les dijo: "La señal está dada; han respondido: conformes; no hay novedad. Cada cual á su puesto, "Volvió á salir disparado, y en un minuto llegó frente á la puerta del Cuartel de San Gil, apostándose á la mayor distancia que permitía la anchura de la plaza... Aclaraba el día por instantes; era el mo-·mento más bello que sin duda existe en la Naturaleza. El cielo sereno y limpio, sin la más ligera mancha de nube, se inundaba de luz, dando vida y color á todas las cosas de la tierra. El silencio religioso de aquellos instantes sólo era turbado por lejanos desperezos de la ciudad que salía del sueño, y por los cantos de codornices aprisionadas que en diferentes balcones saludaban el día. La expectación anhelante con que el patriota miraba al Cuartel, no estaba exenta de fervor pietista. En su bárbaro fanatismo sectario cabía la invocación á la Divinidad. Todo hombre que vive consagrado á una idea, cuando suena para esta idea la suprema hora, sabe enlazarla con los altos designios.

Esperando los hechos, contemplaba Chaves en su mente el plan trazado para realizarlos. Todo su afán era que los hechos correspondiesen con exactitud á su explanación teórica, como acontece en los programas de teatro. El plan era éste: los sargentos de San Gil, al toque de diana, sorprenderían á los jefes, encerrándolos en el cuarto de estandartes, sin derramamiento de sangre. Los del Retiro sacarían al Prado

sus baterías, amenazando el Cuartel de Ingenieros, y esperando á que llegase la Infantería de San Mateo. Los Cazadores de Santa Isabel correrían á situarse en las calles que desembocan en Palacio. Las fuerzas del Cuartel de la Montaña, ocupando la Plaza de Isabel II y la Plaza Mayor, incomunicarían las zonas Sur y Norte de Madrid. Las baterías de San Gil ocuparían la Puerta del Sol... Los paisanos en armas se colocarían en los sitios consagrados por la

estrategia popular.

El programa militar de la sublevación no quería dejarse fijar en la mente del patriota, y en ella oscilaba, descomponiéndose en movibles líneas que alteraban sus disposiciones fundamentales. Esforzábase Chaves en reorganizarlo... Quisiera por virtud del solo pensamiento calcar en él los históricos hechos... En esto, vió aparecer á Becerra con algunos paisanos bravucones armados hasta los dientes. Díjoles que esperaran en lo alto de la escalerilla de la calle del Río, y volvió á su acecho. Aclaraba más el día... El corazón de Chaves marcaba los segundos con tremendos golpetazos... De repente, jah! hirió sus oídos el vibrante son de la diana, que fué como estremecimiento de los cielos y la tierra. Medio minuto más, y sonó un disparo dentro del Cuartel; después dos... cinco... hasta diez.

Corriendo hacia la escalerilla, vió descender por ella al capitán Hidalgo, con traje de marcha. "Ya han sonado tiros—le dijo.—

Entre usted..., Decidido, Hidalgo entró en el Cuartel. Acompañóle Chaves hasta la puerta, y vió un sargento muerto á la entrada del cuerpo de guardia... Los tiros seguían.

### XXXII

Al toque de diana hallábanse en el cuarto de estandartes los oficiales de guardia, capitanes don Juan Martorell y don Eugenio Torreblanca, y los comandantes don Joaquín Valcárcel y don José Cadaval. No dormían; jugaban tranquilamente al tresillo. Llegaron de puntillas al portal los sargentos sediciosos, crevendo á sus jefes entregados al sueño. Quedamente entreabrieron la puerta, con suavidad de fieles criados que no quieren interrumpir el sueño de su amo. Al rumor, los oficiales, con alarma súbita, tiraron las cartas... Tirar las cartas y echar mano á los revólveres, fué todo uno. Antes que los sargentos osaran pronunciar una palabra, Martorell les increpó con la dureza que la disciplina permite y aun ordena. Segundos duró la estupefacción de los sargentos, que iban con intención de encerrar tan sólo, y se vieron en la obligación de matar. En un aliento pasaron de la piedad respetuosa á las violencias que impone el

instinto de conservación, y ya no hubo jefes ni oficiales, sino un duelo terrible entre dos grupos de hombres: para que uno de los grupos pudiera vivir, tenía que perecer el otro. Invadieron los sargentos el cuarto al grito de ¡viva Prim!... Martorell cayó muerto; Torreblanca tan mal herido, que por muerto le dejaron. Valcárcel y Cadaval, que salieron en la confusión del primer momento, tratando de someter á los rebeldes, murieron á los pocos pasos en los patios del cuartel.

Por la eficacia del número, que les dió brutal superioridad, vencieron los sargentos, obrando como ciegas máquinas de destrucción, y el primer choque les resultó un acto criminal, que por ningún artificio lógico podía ser considerado como acto de guerra. La moral del alzamiento sufrió rudo golpe y una desviación lastimosa del primitivo ideal de justicia que á los jefes guiaba. La fatalidad, siempre burlona y trágica, ordenó que los oficiales no tuviesen sueño y entretuvieran con las incidencias del tresillo las largas horas de la guardia. El genio protector de Prim fué el que se durmió aquella noche, mientras los oficiales velaban jugando.

Salieron del Cuartel los sublevados con grande algazara y desorden. Unos arrastraban los cañones; otros iban sacando los atalajes y los troncos de mulas. Turba de paisanos, que en un instante invadieron la Plaza, querían ayudar, y en realidad estorbaban. La falta de oficiales se hizo visible

desde el primer momento. Lo que en ocasión normal era obra de minutos, en aquélla se estiraba en demoras eternas. El capitán Hidalgo, demudado al principio, enérgico después ante el barullo, intentó ser cabeza de aquel descabezado cuerpo: su voz no se oía en el tumulto oceánico de tantas voces. No había manera de organizar la desorganización, ni de traer á la unidad las individuales energías desmandadas. Al fin, una parte no más del Regimiento montado pudo formar, y en imperfecta línea se colocó á la parte arriba de la Plaza, ocupando Leganitos y la cuesta del Duque de Osuna. Los de á pie formaron abajo, esperando que se les uniera la infantería dei *Príncipe*. En el laberinto de órdenes y contraórdenes, volaban los minutos, como avecillas ladronas que se llevaban el éxito.

En esto sacaron al General don Blas Pierrad. Como se incorpora una efigie á la procesión organizada ya con fieles y clerecía, lo presentaron á las tropas; montó á caballo; pasó revista como pudo frente á las filas descompuestas; fué aclamado por soldados alegres y paisanos roncos, y por la caterva de mujeres que poblaban los balcones. Aunque no se le conocía ni por retratos, su figura gallarda suplió por un instante la falta de popularidad. Las aclamaciones culminantes ¡viva la Libertad, viva Prim! habrían sido más ardientes si el pueblo viera la propia figura del héroe de Castillejos;

pero la representación pálida del hombre y de la idea no encendía los corazones.

Seguía volando el tiempo, y la acción estancada de los rebeldes no daba un solo paso. Hidalgo, ardiendo en zozobra, no cesaba de mirar hacia la Montaña, y de la Montaña, después de mucho esperar, no vinieron más que unos cuarenta hombres, azorados, conducidos por sargentos. Oficiales diligentes trataron de formar con ellos una columna de vanguardia para llevarla por Leganitos hacia Santo Domingo, que no es plazuela, sino encrucijada ó atascade. ro peligroso... La Artillería montada, maniobrando con embarazo, se dividió en secciones. Por las calles de Leganitos, Bola y Torija subían las baterías, rodeadas de ciudadanos truculentos. De los balcones caía, como lluvia de flores de trapo, la nutrida ovación mujeril.

En esta situación tumultuosa, guiados por un entusiasmo nervioso y verbal, llegaron á Santo Domingo, donde ya el paisanaje hacía un bosquejo de barricada enfilando la calle de Preciados. Trataron los artilleros de emplazar algunas piezas. No podían revolverse, y el tiempo se les iba de entre las manos como culebra escurridiza. Ya la Puerta del Sol estaba llena de tropas leales, que atacarían por Preciados. El general Pierrad, á quien allí se unió Contreras, dispuso que los soldados ocuparan las casas vecinas con el fin de apoyar desde los balcones el fuego de la barricada. Creyó

luego que podría abrirse paso por Jacometrezo hasta la Red de San Luis; entró por aquel intestino; pero de la calle del Olivo no pudo pasar. A escape retrocedió por Tudescos á Santo Domingo, donde ya Contreras y un puñado de hombres de pelo en pecho se aprestaban á la defensa de la posición. De la Puerta del Sol venían los que la Historia llama leales, los artilleros del Retiro, que comprometidos estuvieron con sus compañeros de San Gil para pronunciarse juntos. ¡Qué sarcasmo, Santo Dios! Los que se habían juramentado en la fe de la Revolución, ahora se batían fieramente contra ella. Los amigos eran enemigos. Nadie podría decir si los leales eran traidores, ó los traidores leales.

¿Qué razón había para este duro sarcasmo histórico? Pues sucedió que á O'Donnell llevaron un soplo antes de amanecer, cuando Chaves daba la señal á los cuarteles; que saltó de la cama; que mandó un recado á Serrano; recados á Narváez, Córdova, Hoyos, Concha y otros generales; que su hermano don Enrique O'Donnell corrió al Cuartel del Retiro, sorprendiendo á los artilleros antes que los sargentos pudieran sacarlos á la calle; sucedió, en fin, que mientras los sublevados de San Gil perdían minutos en los entorpecimientos que les originaba su azorado desconcierto, O'Donnell los ganaba utilizando con la celeridad del rayo la organización existente. Allí se vió bien claro cuán difícil es que los cuerpos acéfalos puedans

hacer frente á los bien dotados de firme cabeza. Cuando aún los pronunciados no habían subido á Santo Domingo, salió don Leopoldo á caballo de la Inspección de Milicias. Recorrió la calle de Alcalá, revistó las fuerzas del Principal; en la Puerta del Sol encontró á Serrano, á pie, y díjole que estaba inquieto porque no parecían los artilleros del Retiro... Serrano montó el caballo del coronel Cortés, y diciendo: "voy á buscarlos yo, partió como exhalación hacia el Prado... No tardó en aparecer de nuevo con la noticia de que el Regimiento estaba ya en camino, y entonces O'Donnell le ordenó que fuese á Palacio, y que, si por allí había novedad, tomara las medidas que creyese necesarias. Partió Serrano á galope sin que le tocaran los disparos que en las calles afluentes á las del Arenal le hizo el paisanaje. En Palacio encontró el miedo de la Reina, no tan grande como el del Rey, y animando á todos, y haciéndose cargo de lo bien defendidas que estaban las instituciones, volvió al lado de su jefe y amigo.

En tanto el valiente Pierrad, cumpliendo en Santo Domingo con estóica entereza los deberes que su mala estrella le impuso, trataba de dominar el furioso oleaje de la muchedumbre sublevada, que no tenía ya concierto, ni jefes, ni municiones, ni suelo en que moverse. Los paisanos volvían del Parque vociferando porque no se les daban cartuchos; los soldados clamaban porque alguien les mandara; chillaban todos, y la

voz del General se perdía en el espantoso tumulto. En la calle Ancha no pudo hacer nada de provecho, porque por la Universidad y calle del Pez aparecieron tropas del Gobierno. Previendo que se trataba de atacarle por las Rondas del Norte, encerrándole en un círculo de fuego del cual no podía salir, partió por la Flor Baja y Leganitos á reconocer el alto de San Bernardino. En esta marcha vió que gran parte de los artilleros sublevados le abandonaban, retirándose á San Gil con sentido estratégico, pues ya no había para ellos más solución que una

resistencia brava en casa fuerte.

Iba Pierrad amargado, quizás maldiciendo la hora en que tomó la dirección del pronunciamiento, sin conocer las fuerzas que habían de seguirle ni estudiar el terreno en que habría de maniobrar. Quizás pensaba que una muerte honrosa sería para él la mejor salida de aquel confuso laberinto. Y cuando más engolfado iba en estos pensamientos, la suerte le deparó, no el honroso morir, sino un acertado resbalón violentísimo de su caballo. Cayó el hombre á tierra y recibió en la cabeza un golpe formidable que le hizo perder el conocimiento. Recogido por los hombres de su escolta, le metieron en la más próxima casa, que era la llamada del Duende en la calle del Duque de Liria, y allí se le curó de primera intención. Mientras á esto atendían los de la escolta y los caritativos habitantes de la casa, arreció fuera el peligro... La Guardia civil

se hizo dueña de la calle... A toda prisa disfrazaron el cuerpo casi exánime del General, quitándole el uniforme, y endilgándo. le traje de paisano; sostenido por dos hombres, le sacaban para llevarle á lugar más seguro, cuando á registrar la casa entraron los civiles. El paso fué de intensa emoción teatral. O los guardias no le conocieron, ó conocido, engordaron desmesuradamente su vista, á punto que llegaba un ilustre vecino, el Duque de Berwich y Alba con criados y mayordomos, el cual, haciéndose cargo del herido, se lo llevó tranquilamente á su palacio. Túvole allí bien asistido y cuidadosamente guardado de la policía hasta que se le pudo esconder en una embajada y arreglarle clandestina fuga por el ferrocarril.

Al volver de Palacio, Serrano pidió nuevas órdenes á O'Donnell, que le dijo: "Vaya usted á ver qué ocurre en el Cuartel de la Montaña., Partió Serrano en dirección de la Puerta de San Vicente, de donde pensaba subir á la Montaña; pero viendo allí cuatro cañones en fondo, tuvo que dar un amplio rodeo por el Puente de Segovia, Casa de Campo, paso del río por el puente del ferrocarril, y llegando al fin á la espalda de la estación, él y los que le seguían treparon como gatos por el empinado talud de la Montaña. En la explanada del Cuartel había tropas formadas, de cuya moral y actitud no tenía el General conocimiento exacto. ¿Eran leales ó rebeldes? Fueran lo que fuesen, Serrano, con el ardimiento y ciega

bravura que en tales ocasiones gastar solía, cayó sobre ellas, las electrizó con cuatro gritos, y no fué necesario más para recogeraquella fuerza vacilante, agregarla sin dilación á la que llevaba y emprender el ataque y asalto de San Gil, donde unos ochocientos artilleros se habían hecho fuertes, con la rabia pataleante de las causas perdi-

das: defenderse hasta morir.

Tropas de Serrano por la fachada Norte, tropas mandadas por el mismo O'Donnell por la Plaza de San Marcial, acometieron el Cuartel. Tan brava como la defensa fuéla embestida. Los sublevados hacían fuego incesante desde las rejas del piso bajo; los sitiadores, sin acordarse de que por un capricho de la fatalidad no eran sus aliados, los fusilaban desde fuera. Asaltada la puerta con no pocas pérdidas de una parte y otra, los sitiadores fueron dueños de los patios; los sitiados, replegándose al principal, parecían decididos á disputar el terreno piso á piso. Cruzáronse parlamentos, sin llegar á términos de avenencia. Los artilleros pedían la impunidad, que no se les podía dar. Perdido el principal, continuó la furiosa contienda en el segundo, y por fin en las buhardillas, donde quedó sojuzgado lo futuro y victorioso lo existente. Sangre y muertos en todos los pisos mostraban cuan recia fué la batalla entre el nombre de Prim y el de Isabel II. Lástima de brío militar empleado sin fruto, y perdido en el torrente político más espumoso. Creyérase que el

morir hombres y más hombres era necesario, por ley fatal, para la consolidación de nuestros altares y tronos, de perfecta índole asiática. ¡Vive Dios que ningún Poder se asentó jamás sobre tan ancha y alta pila de cadáveres!

## **XXXIII**

Vencido y desarmado el brazo militar, faltaba someter al civil, lo que no era fácil, porque la plebe armada, dirigida por sus iguales, con una organización primitiva, se movía con gran desembarazo. Acosada y dispersa en una calle, aparecía prontamente en otra. Era la guerrilla urbana, más veloz que la milicia regular, y más conocedora de los atajos y callejuelas para sorprender al enemigo. En la calle de la Luna, un grupo de estos leones sueltos, que disponían de un cañón y de varios artilleros para servirlo, tuvieron en jaque al general Concha más de una hora. Pero lo más apretado de aquellos sangrientos lances callejeros, estuvo en la Plaza de la Cebada: allí acudieron y se fortificaron con improvisados parapetos los bandos más aguerridos de la patriotería del Rastro y Latina. Tres cargas á la bayoneta les dió la infantería con soberbio empuje, y aún no pudo con ellos.

Cuando parecían debilitarse, vino por San Millán un refuerzo de tiradores fieros y desesperados. Entre ellos descollaba una figura tan gigantesca por su talla como por su arrojo. Era un león barbudo, un descomedido atleta que de sus ojos enrojecidos echaba fuego, de su boca imprecaciones tonantes; era la estampa del coraje indómito, del forem patriotismo que guarante de timo de forem patriotismo. feroz patriotismo, que guerreaba á tiros, á puñetazos, á dicterios inflamados con rabia y encono; era, en fin, el gran Chaves, demente, bárbaro, heróico. En lo más duro del ataque, vió entre la tropa que contra él venía la cara del sargento con quien cambió, días antes, palabras sigilosas en el patio del Cuartel de San Mateo.. Fué aquella tarde en que con el artificio de la pelota entró en el Cuartel el niño, y tras el niño el padre... Dirigióle el barbudo desde lejos palabras rencorosas, vengativas... Y el sargento, mirándole con ojos benignos, y cumpliendo su deber como esclavo circunstancial de la ordenanza, decía para su capote: "Te veo, Chaves; no quiero matarte; huye, escóndete. Podemos ahora más que tú... Te ha salido mal la cuenta; otra vez será., Todo esto fué obra de segundos. Los valientes paisanos no pudieron resistir el ataque, mandado por el general Hoyos. Dejando algunos muertos y heridos, y llevándose casi á rastras al furioso Chaves, huyeron hacia la Cabecera del Rastro.

Estas refriegas parciales y otras muy reñidas en Puerta Cerrada, Plazuelas del Pro-

greso y Antón Martín, duraron hasta la una ó las dos de la tarde. A esta hora ya se dió por dominada la insurrección. El general O'Donnell, con su Estado Mayor, recorrió todos los sitios donde la lucha había sido más empeñada y tenaz. Herido fué levemente Narváez en la calle de Bailén, hallándose junto á O'Donnell. También les tocó alguna china á los generales Ceballos y Conde de la Cañada; herida grave recibió el brigadier Jovellar. Los pocos transeuntes que afrontaron los riesgos de la calle, vieron caballos muertos, charcos de sangre, despojos de guerra; las casas de Santo Domingo acribilladas á balazos; cadáveres conducidos en camillas, entre ellos los de los dignos oficiales Escario y Balanzat, muertos en las calles cuando iban á incorporarse á sus Cuerpos. A media tarde, era peligroso andar por los barrios circundantes del Cuartel de San Gil, pues aún sonaban disparos hacia San Bernardino y Conde Duque. La Plaza de San Marcial ofrecía la pavorosa desolación de la tragedia. El frontispicio del Cuartel, destrozado por el fuego de fusilería y cañón, era una faz llorosa dentro de la cual se sentía el gemido de la conciencia nacional, abrumada. Los oficiales muertos, sus matadores y sus vengadores sacrificados en la lucha, dormían todos el mismo sueño.

Avanzaba la tarde; los vecinos de la Plaza de San Marcial salían de sus casas con ávida curiosidad. Querían ver, oir y tocar lo que quedaba de la matanza, y respirar el fluido trágico que aún flotaba en el ambiente, como las emanaciones del cloroformo después de la cruenta cirugía. Las huellas de la humana barbarie atraen poderosamente á los hombres y más aún á las mujeres. Mu-chedumbre de éstas intentó bajar á la Plaza; pero contenidas por el cordón de centinelas, quedaron relegadas en la Plazuela de Leganitos. Entre la heterogénea multitud, distinguíase la figura esbelta de Teresa Villaescusa, que, escapada de su casa, anduvo rondando por las calles próximas en un ansioso atisbo no se sabe de qué. Cuando ella y otras mujeres se quejaban de que los centinelas no las dejaran acercarse al matadero de San Gil, una mano se posó en el hombro de la hermosa mujer. Volvióse á ver quién la tocaba, y viendo el amojamado rostro de Santiuste, imagen de la muerte,

tembló de nervioso frío y de miedo.

Santiuste.—¿Qué haces por aquí, Teresa, y qué buscas en este campo de una batalla ideal, tan ganada por los vencedores como

por los vencidos?

Teresa (con ligero desvanecimiento men tal).—Entre los vencidos busco á un hombre. Daría muchos días de mi vida por encontrarle vivo.

Confusio (risueño, en plena embriaguez de pensamientos optimistas). —Vivo le encontrarás, porque muertos no hay aquí... No te fíes de cadáveres fingidos, que ellos son hombres que hacen que se mueren, y viven.

Teresa.—Si fuera verdad lo que dices, yo me alegraría... Pero no puedo creerte, Juan. Muertos hay. Tú no has visto bien, ó con tu imaginación enferma trabucas las formas reales.

Confusio.—Yo he visto en el Cuartel el simulacro de asalto y rendición. Los valientes soldados han desempeñado su papel á maravilla, y los generales han igualado con su arte exquisito á los más hábiles cómicos... Dentro del Cuartel, he visto á Prim con sencillo y airoso disfraz de hijo del pueblo.

Teresa (contagiada del trastorno de Juan).—El que has visto no es Prim; es un hombre que parece humilde y tiene toda la nobleza y sabiduría del Universo.

Confusio.—Te aseguro que es Prim el que he visto. Prim mandaba el simulacro dentro del Cuartel... y fuera, el intrépido Serrano dirigía el asalto. Cuando por acuerdo de los dos terminó la figurada chamusquina, entró Serrano en el Cuartel con cara de júbilo... Serrano y Prim se abrazaron.

Teresa.—Quítate allá, Juan... Eres loco. Confusio.—Soy lo que soy. Compongo la Historia lógica y estética, estudiando los acontecimientos, no en la superficie, sino en el fondo... En el fondo veo á Serrano y Prim abrazados... Son los mejores amigos del mundo, aunque no lo parezca... Tus ojos pecadores no ven la verdad...

Teresa.—Los tuyos no ven más que dis-

parates.

Confusio. — Veo los muertos vivos, los enemigos reconciliados, el Altar y el Trono llevados á la carpintería para que los compongan, la Historia de España escrita por los orates... Tú no sabes de esto, pobrecilla... Léeme y sabrás.

#### FIN DE PRIM

Santander-Madrid, Julio á Octubre de 4906.

# DE LOS TRISTES

## DESTINOS

TOMO XL Y ÚLTIMO

DE LOS

### EPISODIOS NACIONALES

SE PUBLICARÁ

EN MARZO DE 1907



# EDICIONES ESPAÑOLAS

#### PUBLICADAS EN INGLATERRA Y ESTADOS UNIDOS

Por concesión especial del autor se han hecho estas ediciones, para uso de los escolares ingleses en las cátedras de lengua española. Al texto español, escrupulosamente reproducido, siguen copiosas notas en inglés, que aclaran todos los puntos gramaticales obscuros, así como los modismos y locuciones provinciales.

Trafalgar, edited with notes and Introduction, by F. A. Kirkpatrick. University Press: Cambridge, 1905.

**Marianela**, with Introduction, notes and vocabulary, by J. Geddes: Boston, 1905.

Doña Perfecta, with Introduction and notes, by A. R. Marsh: Boston and London, Ginn and Co, 1900.

Electra, edited with notes and vocabulary, by Otis Gridley Bunnell, American Brook Comvany: New-York, 1902.

El Abuelo (en prensa): New-York.



#### EPISODIOS NACIONALES

# LA DE LOS TRISTES DESTINOS



Es propiedad. Queda beche el depósito que marca la ley. Serán furtivos los ejemplares que no lleven el sello del autor.



# B. PÉREZ GALDÓS **EPISODIOS NACIONALES**

**GUARTA SERIE** 

# LA DE LOS

# TRISTES DESTINOS

4.000



#### MADRID

PERLADO, PÁEZ Y COMPAÑÍA

(Succesores de Hernando)
Avenal, 11
1907

# EST. TIP. DE LA VIUDA É HIJOS DE TELLO IMPRESOR DE CÁMARA DE S. M. Carrora do San Francisco, 4.

## LA DE LOS TRISTES DESTINOS

Madrid, 1866.—Mañana de Julio seca y luminosa. Amanecer displicente, malhumorado, como el de los que madrugan sin

haber dermide ...

Entonces, como ahora, el sol hacía su presentación por el campo desolado de Abroñigal, y sus primeros rayos pasaban con movimiento de guadaña, rapando los árboles del Retiro, después los tejados de la Villa Coronada... de abrojos. Cinco de aquellos rayos primeros, enfilando oblicuamente los cinco huecos de la Puerta de Alcalá como espadas llameantes, iluminaron á trechos la vulgar fachada del cuartel de Ingenieros y las cabezas de un pelotón desgarrado de plebe que se movía en la calle alta de Alcalá, llamada también del Pósito. Tan pronto el vago gentío se abalanzaba con impulso de curiosidad hacia el cuartel; tan pronto reculaba hasta dar con la verja del Retiro, empujado por la policía y algunos civiles de á caballo... El buen pueblo de Madrid quería ver, poniendo en ello todo su gusto y su compasión, á los sargentos de San Gil (22 de Junio) sentenciados á muerte por el Consejo de Guerra. La primera tanda de aquellos tristes mártires sin gloria, se componía de diez y seis nombres, que fueron brevemente despachados de Consejo, Sentencia y Capilla en el cuartel de Ingenieros, y en la mañana de referencia salían ya para el lugar donde habían de morir á tiros; heróica medicina contra las enfermedades del Principio de Autoridad, que por aquellos días y en otros muchos días de la historia patria padecía crónicos achaques y terribles accesos agudos.. Pues los pobres salieron de dos en dos, y conforme traspasaban la puerta eran metidos en simones. Tranquilamente desfilaban éstos uno tras otro, como si llevaran convidados á una fiesta. Y verdaderamente convidados eran á morir... y en lugar próximo á la Plaza de Toros, centro de todo bullicio y alegría.

Que en aquella plebe descollaban por el número y el vocerío las hembras, no hay para qué decirlo. Compasión y curiosidad son sentimientos femeninos, y por esto en los actos patibularios le cuadra tan bien á la Tragedia el nombre de mujer. Las más visibles en el coro de señoras eran dos bellezas públicas y repasadas, Rafaela y Generosa Hermosilla, más conocidas por el mote de las Zorreras, del oficio y granjería de su padre, que figuró en la Revolución del

54, después de haber dado notable impulso á la industria de zorros. Las dos hermanas, llorosas y sobrecogidas, se abrían paso á fuerza de codos para llegar á las filas delanteras, de donde pudieran ver de cerca los fúnebres simones, cada uno con su pareja de víctimas. Pasaron los primeros... Casi todos los reos iban serenos y resignados; algunos esquivando las miradas de la multitud, otros requiriéndola con melancólica expresión de un adiós postrero á Madrid y á la existencia. Era en verdad un espectáculo de los más lúgubres y congojosos que se podrían imaginar... Al paso del quinto coche, una de las Zorreras, la mayor y menos lozana de las dos, aunque en rigor la más bella, echó de su boca un jay! terrorífico seguido de estas cortadas voces: "Simón, Simón mío... adiós... Allá me esperes...."

Al decirlo se desplomó, y habría caído al suelo si no la sostuvieran, más que los brazos de su hermana, los cuerpos del apretado gentío. Este se arremolinó y abrió un hueco para que la desvanecida hembra pudiera ser sacada á sitio más claro, y pudieran darle aire y algún consuelo de palabras, que también en tales casos son aire que dan las lenguas haciendo de abanicos. En su retirada fué á parar la Zorrera á la verja del Retiro bajo, y en el retallo curvo del zócalo de piedra quedó medio sentada, asistida de su hermana y amigos. Dábale aire Generosa con un pañuelo, y una matrona lacia

y descaradota, reliquia de una belleza popular á quien allá por el 50 dieron el mote de Pepa Jumos, la consolaba con estas graves razones, de un sentido esencialmente hispánico: "No te desmayes, mujer; ten corazón fuerte, corazón de 2 de Mayo, como quien dice. ¡Bien por Simón Paternina! Bien por los hombres valientes, que van al matadero con semblante dizno, como diciendo: "para lo que me han de dar en este mundo perro, mejor estoy en el otro., Bien le hemos visto... cara de color de cera, guapísima... como el San Juanito de la Pasión... Iba fumándose un puro, echando el humo fuera del coche, y con el humo las miradas de compasión... para los que nos quedamos en este pastelero valle de lágri-

Apoyó estas manifestaciones Erasmo Gamoneda, también revolucionario y barricadista del 54. Arrimóse á la Zorrera, y echándole los brazos con fraternal gesto de amparo, dijo, entre otras cosas muy consoladoras, que el cigarro que fumaba el sargento, camino del patíbulo, no era de estanco, sino de los que llaman brevas de Cabañas; que de este rico tabaco proveyeron generosamente á los reos los señores de la Paz y Caridad... El estaba en la puerta del cuartel cuando entraron los ordenanzas con la cena para los sargentos, que fué suculenta: bisteques con unas patatas sopladas muy ricas, pescado frito con cachitos de limón, y postre de flanes y de bizcochos borrachos, á esco-

ger... Luego café á pasto, hasta que no quisieron más, y puros en cajas, que iban co-giendo y fumaban encendiendo uno en otro

giendo y fumaban encendiendo uno en otro y viceversa, quiere decirse, sucesivamente...

Tomó de nuevo la palabra Pepa Jumos elevando sus consuelos al orden espiritual, lo que no era para ella difícil, pues tenía sus puntadas de mística y sus hilvanes de filósofa. Ved lo que dijo: "Yo sé por Ibraim, el curángano de tropa, que todos los reos han estado en la capilla muy enteros, y como ninguno Simón Paternina, que no perdió en toda la noche el despejo, ni aquel ángel con que sabe hablar á todo el mundo. Se confesó como un borrego de Dios y encomendóse á la Virgen, para morir como caballero cristiano... Su cara bonita y pálida, y aquella caída de ojos, tan triste, y el humo del cigarro subiendo al cielo, nos han dicho que caída de ojos, tan triste, y el humo del cigarro subiendo al cielo, nos han dicho que
en el morir no ve ya más que un cerrar y
abrir de ojos... Va bien confesado; va con
el alma tan limpia como los tuétanos del
oro, y Dios le dirá: "Ven á mi lado, hijo
mío; siéntate..., Por eso, Rafaela, yo que
tú, no me afligiría tanto... lloraría, sí, porque natural es que una se descomponga
cuando le quitan el hombre que quiere;
pero diría para entre mí: "Adiós, Simón
Paternina; Dios es bueno y me llevará contigo á la Gloria.... tigo á la Gloria...,

No quedó la maja satisfecha de esta exhortación á la dulce conformidad religiosa, ni el alma de la Zorrera se contentaba con tan lejanos alivios de su dolor. Suspiraban las

amigas con el escepticismo de planideras circunstanciales, mientras la Hermosilla, apretando contra sus ojos el pañuelo hecho ya pelota humedecida por las lágrimas, sostenía con el silencio el decoro de su dolor... Seguían pasando coches... pasó el último. La multitud no pudo escoltar la fúnebre procesión, porque los civiles impidieron el paso por la Puerta de Alcalá... El rechazo de la curiosidad compasiva llenó la calle de protestas bulliciosas, de imprecaciones, en variedad de estilos callejeros... En este punto rompió su torvo silencio Rafaela, diciendo: "Ya sé, ya sé que el pobrecito Simón se irá derecho al Cielo... Yo le conozco: no era de éstos que reniegan de Dios y de la Virgen... Sus padres, que fueron carlistas, le habían enseñado muy bien todo lo de la religión... ¿Pero á mí, que soy tan pecadora, me querrá Dios llevar á donde él está?... Lo digo, porque cuando una se hace cuenta de no pecar, viene el demonio y lo enreda...,

A estos escrúpulos opuso la Jumos con profunda sabiduría la idea de que si queremos ser buenos, bien sea en la hora de la muerte, bien en otra hora cualquiera, la fe nos da ocasión de mandar á paseo al Demonio y á toda su casta. Muy confortada la Zorrera con tal idea, siguió diciendo: "Lloro á Simón y le lloraré toda mi vida, porque era muy bueno... Un año hace que le conocí en la plazuela de Santa Cruz... De allí nos fuimos al baile del Elíseo... fué el día de San Pedro... bien me acuerdo... y á los

tres de hablar con él ya le quería. Aunque me esté mal el decirlo, muchos hombres he conocido, muchos... ninguno como Simón Paternina. ¡Qué decencia la suya!... Caballeros he tratado: á todos daba quince y raya mi Simón. Por eso me decía Don Frenéti. co... ya sabéis, don Federico Nieto, aquel señor tan bien hablado... Pues un día, en casa... no sé cómo salió la conversación... Dijo, dice: "Parece mentira que un mero sargento sea tan sino..., Y si era el primero en la finura y en el garbo del uniforme, á valiente ¿quién le ganaba? Si mandando tropas metía miedo por su bravura, conmigo era un borrego...; Ay, Simón mío, yo que pensé verte un día de general, y ahora...! Bien te dije: "Simón, no te tires., Pero él... perdía el tino en cuanto le hablaban de Prim, que era como decirle Libertad... Pues ahora, toma Libertad, toma Prim... ¡Ay, Dios mío de mi alma, qué pena tan gran-de!... Yo confiaba... ¿verdad, Generosa? con-fiábamos en que la Isabel perdonaría... Para perdonar la tenemos...; Bien la perdonamos á ella, Cristo! ¡Y ahora nos sale con ésta!... Pues ésta no te la pasa Dios, ¡mal rayo!... A un general sublevado le das cruces, y á un pobre sargento. pum... Tu justicia me da asco.

—No hables mal de ella—dijo la Pepa con alarde de sensatez,—que si no perdona, es porque no la deja el zancarrón de O'Donnell, ó porque la Patrocinio, que es como culebra, se le enrosca en el corazón…,

En este punto rasgó el aire un formidable estruendo, un tronicio graneado de tiros sin concierto. Con estremecimiento y congoja, con ayes y greguería, respondió toda la plebe á la descarga, y la Zorrera lanzó un grito desgarrador. La Jumos exclamó con cierta unción: consumatomés; algunos del grupo se persignaron, y otros formularon airadas protestas. El ruido desgranado de la descarga daba la visión del temblor de manos de los pobres soldados en el acto terrible de matar á sus compañeros... Aunque la Zorrera pareció acometida de un violento patatús, resbalándose del inclinado asiento en que apoyaba sus nalgas, pronto se rehizo, estirando el cuerpo, irguiéndose, trocándose repentinamente de afligida en iracunda y de callada en vocinglera. Las maldiciones que echó por aquella boca no pueden ser reproducidas por el punzón de esta Cho familiar, que escribe en la calle, sentada en un banco, ó donde se tercia, apoyando sus tabletas en la rodilla...

### H

"A casa, á casa—dijo la Generosa cogiendo del brazo á su hermana y llevándosela calle abajo, rodeada de los amigos.—Yo no quería venir, bien lo sabes... Nos habríamos ahorrado esta sofoquina., Y la Jumos, con

austera suficiencia, soltó la opinión contraria. "Debemos verlo todo, digo yo. Así se templa una y se carga de coraje., Después proclamó resueltamente la doctrina de Zenón el Estóico, asegurando que el dolor no es cosa mala. Volvióse Rafaela de súbito hacia los que la seguían, que era considerable grupo, y alzando las manos convul-sas sobre las cabezas circunstantes, gritó: "¡Viva Prim!...; Muera la...!, Su hermana y Gamoneda acudieron á taparle la boca, cor-tando en flor la exclamación irreverente. Ambas Zorreras y su séquito continuaron rezongando, y al pasar frente á la Cibeles, se les unió un sujeto que por su facha y mo-dos se revelaba como del honorable cuerpo de la policía secreta. Valentín Malrecado no gastaba uniforme; pero mejor que éste declaraban su oficio la raída levita del Rastro, el pantalón número único, el abollado sombrero, la cara famélica no afeitada en seis días, y el aire mixto de autoridad y miseria, propio de tales tipos en España y en aquellos tiempos. Agregado á la compañía, habló con sosegadas amistosas razones, pues á las Zorreras trataba con ancha confianza, y de Gamoneda había sido socio en la magna explotación de Obleas, lacre y fósforos, instalada en Cuchilleros.

"Ya te ví arrimadita á la verja—dijo á la dolorida mujer;—pero no quise acercarme á tí porque estabas furiosa y algo subversiva. Es natural... te compadezco... Te doy el pésame... Cosas de la vida son éstas...

Hoy les toca morir á éstos, mañana á los otros. Es la Historia de España que va corriendo, corriendo... Es un río de sangre, como dice don Toro Godo... Sangre por el Orden, sangre por la Libertad. Las venas de nuestra Nación se están vaciando siempre; pero pronto vuelven á llenarse... Este pueblo heróico y mal comido saca su sangre de sus desgracias, del amor, del odio... y de las sopas de ajo. No lo digo yo; lo dice el primer sabio de España, Juanito Confusio.,

Iban las dos hermanas despeinadas, ojerosas, como quien no ha probado desayuno después de una noche de angustioso desvelo. Llevólas Malrecado á una taberna de la calle del Turco, de la cual era parroquiano constante. Allí la partida se componía de las Hermosillas, la Jumos, Erasmo Gamoneda y una joveń costurera llamada Tor-cuata, que llevaba en brazos á un niño, á quien había dado la teta viendo pasar los coches con los desgraciados sargentos... Sentáronse las señoras en negros banquillos, y se les sirvió vino blanco, que según el policía era bálsamo para las congojas y el mejor alivio de pesadumbres. Rafaela, que estaba desfallecida, dió tregua á la emisión de suspiros para beberse el primer vaso, apurándolo de un trago. Ella y su hermana repitieron hasta tres veces; Torcuata prefirió el Cariñena, y se atizó varias copas por estar criando; el chiquillo se le había dormido. Requirieron la Jumos y Gamoneda el aguardiente blanco, que por añeja costumbre era

la reparación más eficaz y consoladora en sus maduros años. A una pregunta de Rafaela, contestó Malrecado: "La segunda ristra de sargentos saldrá pasado mañana. Diez y ocho individuos van en ella. La verdad, esto pone los pelos de punta... Pero lo que digo: es la Historia de España que sale de paseo... Debemos suspirar y quitarnos el sombrero cuando la veames pasar... Luego vendrán otros días... Y si quiere venir la Revolución, mejor... Don Manuel Becerra, que es amigo, se ha de acordar de mí... Pues como iba diclendo, quedará la tercera cuerda de sargentos para la semana que en tra, si el Consejo de Guerra los despacha... Son muchas muertes... Don Leopoldo hace bueno á Narváez... y no digo más, que soy 6 debo ser ministerial... un ministerial de cinco mil reales... ¡Cinco mil reales! que venga Dios y diga si hay país en el mundo donde sea más barato el Orden...

—Para lo que hacéis—dijo la Rafaela, reanimada ya con la bebida, —bien pagados estáls... Anda, que algo coméis también de la Libertad... Buenos napoleones te ha dado don Ricardo Muñiz. Y ese pantalón, ano es el que se quitó Lagunero cuando tuvo que

escapar disfrazado?

—No negará—dljo la Torcuata zumbona, que Chaves le dió tres vestidos de niño... yo lo ví; yo trabajaba en su casa... Tus sobrinos, los liljos de Pilar Augosto, los lucen los días de flesta...

Conflesa que comes con todos, Maire-

cado, y no te abochornes—observó la Jumos poniéndose en la realidad.—Vele ahí la Historia de España por la otra punta. En comer de esta olla y de la otra no hay ningún desmerecimiento. Cuando vamos para viejos, traemos á casa todos los rábanos que pasan.

—Malrecadillo, esa levita que llevas, ¿de qué difunto era? ¿No te la dió la Villaescusa, cuando ibas todos los días á limpiarle las

botas á Leal?

—Te mandaban vigilar á los progresistas, y tú comías en la cocina de don Pascual Madoz.

--Cobrabas del Gobierno por seguir los pasos á Moriones, y le contabas á Sagasta

los pasos del Gobernador.,

Así le toreaban, así le escarnecían aquellas malas pécoras, sin ningún respeto de su autoridad y sin pizca de agradecimiento por el espléndido convite de vino con que el policía las obseguiaba. Pero Malrecado se sacudía las pulgas con flemático cinismo, y al contestarles no perdía su benevolencia. "Callad, pobres mujeres, más deslenguadas que desorejadas—les decía.—Sois lo que Ilamamos el bello sexo, y un hombre decente no debe insultar á las señoras, aunque sean tan perdidas como vosotras. Callad; idos á vuestra casa, y no os metáis en la cosa pública, de la que entendéis tanto como yo de castrar mosquitos. Y tú, Rafaela, dime: te parece bien que estando, como estás, de duelo y luto riguroso, te pongas á despotricar contra este buen amigo, que te ha favorecido en lo que pudo y te avisó con tiempo del mal que á Simón le vendría por meterse en aquellos dibujos? Vete á tu casa y recógete por unos días, y antes, ahora mismo, vete á oir una misa en San Sebastián,

ó en otra iglesia que cojas al paso...

—De todo me enseñarás, Malrecado—replicó la Zorrera con grave continente y estilo, levantándose para salir; - pero no de lo que tengo que hacer tocante á religión, que aquí donde me ves, conciencia no me falta, aunque me falten otras cosas... la vergüenza, pongo por caso. Pero á tí, que eres un hereje, te digo que sin verguenza se puede vivir, pero sin conciencia no, ya lo sabes. No iré hoy á oir la misa, sino á encargarla, para que me la digan mañana, y á este respetive Heye agnf medio duro. ¿Le ves? (Sacándolo de su faltriquera y mostrándolo á todos.) Y no es este medio duro del dinero que yo suelo ganar con el aquél de mi mala vida, sino que lo he ganado honradamente en un trabajo que me encargó la sastra de curas, Andrea Samaniego, y Iné el planchado, plegado y rizado del roquete de un señor capellán de Palacio... labor fina para la que tengo buenas manos, porque desde chiquita lo aprendí de mi madre, que me enseñó el rizado fino con planelra, palillos y la uña. ¿Te enteras? Pues con mi medlo duro bien ganadó iré, no á San Sebastián, sino á Santa Cruz, porque en aquella plazuela fué donde conocí á Slmón, que allí me salió una tarde, viniendo yo de la verbena de San Pedro... Con que la misa se dirá en Santa Cruz... Ya lo sabes, por si quieres oirla. Iré yo con mi mantón negro, y mi hermana y todas las amigas que pueda recoger... Ya lo sabes, Pepona, y tú, Norberta... No me faltaréis... Que no se diga que solamente las almas de los ricos tienen naufragios, sufragios, ó como eso se llame, para salir pronto del Purgatorio. Yo le pago una misa á mi Simón, y él, que era bueno y no tuvo parte en la matanza de los oficiales, irá pronto á la presencia de Dios, y le dirá: "Señor Santísimo, mire cómo me han puesto, cómo me han acribillado. En la mano traigo mis sesos. Esta es la Historia de España que están haciendo allá la Isabel y el Diablo, la Patrocinio y O'Donnell, y los malditos moderados... que no parece sino que Vuestra Divina Majestad ha echado mil maldiciones sobre aquella tierra..., Esto dirá Simón, y yo en la misa de mañana diré lo mismo á Dlos y á la Virgen para que se enteren de lo que aquí está pasando... Isabel, ponte en guardia, que si tus amenes llegan al Cielo, los míos también... Con que vámonos, que es tarde., A instancias de Malrecado dieron todos otro tiento al peleón por despedida, y salieron á medios pelos.

## Ш

Malrecado no tenía hijos, ni mujer que se los diera conforme á Sacramento. Era solo y cínico; de su empleo había hecho una granjería sorda, que sin ruido le daba para vivir desahogadamente, ocultando su bienestar debajo de una mala capa y de ropas que ya eran viejas enando pasaron de ajenos cuerpos al suyo desgarbado. Su mano sucia no cesaba de receger ésta y la otra ofrenda, y su astuta labla ablandaba las voluntades de los robados como la de los ladrones. En la política brutalmente antagónica de aquellos tiempos, hallaba campo doble para espigar con fruto. De lo lícito y de lo vedado, de lo legal y de lo subversivo, sacaba el hombre para la bucólica y para la alcancía, para el presente claro y el mañana obsenro, y guardando con escrápulo sus apariencias de pobre, señuelo de incautos, era un redomado alcabalero que, de guardia en su garita policiaca, cobraba el tributo á toda debi-Ildad humana que pasaba para una parte á otra. Hombre sin ninguna instrucción, de su talento natural había sacado el cinismo útil y la fllosofía parda y reproductiva.

Como se ha dicho, salió de la taberna con las prójimas, á las que acompañó hasta Santa Cruz, y desde allí se fué solo á Palacio, subió por la escalera de Cáceres, internóse en los pasillos del piso más alto. Allá solía ir casi diariamente, pues amistad ó parentesco tenía con planchadoras, mozos y casilleres... Ocho días después de lo referido, media hora antes de que se alegrara la Plaza de la Armería con el militar bullicio del relevo de la guardia, subió Malrecado por la misma escalera y se detuvo en el piso segundo, donde vivían los servidores de más categoría. En el ángulo de Armería y Oriente llegóse á una puerta, y antes que tirara del cordón de la campanilla, aquélla se abrió para dar paso á don Guillermo de Aransis, gallardo de apostura, fresco de rostro, vestido de mañana y poniéndose los guantes. La belleza varonil del linajudo caballero se hallaba en el zenit, como diría un escritor de la época, en ese esplendor estacionario, distante aun de la declinación. Aransis no salía de visita; no vivía en aquella casa... salía para irse á la suya.

"No podía usted llegar más á tiempo, Malrecado—dijo al policía.—Dejo una carta para Beramendi. Entre usted y recójala.

—Y aquí traigo yo otra del señor de Tarfe, que pone: urgentísimo. Me ha dicho que

espere contestación.,

Leída rápidamente la esquela de su amigo, dijo Guillermo al mensajero: "Antes de llevar la carta para Beramendi, vaya usted á casa de Manolo y dígale que iré á verle en seguida. Dentro de media hora estaré allá., Y no pasó más. Con estos recados y comiManolo Tarfe hizo á Palacio y á Su Majestad, después de pedir audiencia por mediación de la Villares de Tajo. El ingenioso y decidido caballero celebró previa conferencia con su amiga en una estancia no muy clara, con rejas á la galería; recinto de apacible misterio, semejante al de las *Meninas* de Velázquez, aunque decorado con menos austeridad. En él parecían residir como en su propio nido los cuchicheos de voces femeninas y afeminadas, y los rumores de almidonadas faldamentas. Breve y nerviosa fué la

conversación de Tarfe y Eufrasia.

"¡Crisis! ¿Pero es eso creíble?... Anoche corrió ese rumor en el Casino. Nadie hacía caso. Yo, que de algún tiempo acá rindo culto al absurdo, me dije: "Cuando la cosa no tiene sentido común, debe de ser cierta... Para salir de dudas, acudamos á la fuente de los hechos históricos, que es la Reina. El caño de esa fuente arroja su agua primera sobre el cántaro de ese alma de idem que se llama Guillermo de Aransis., Acudo á él hace un rato, le interrogo; me contesta con equívocos y sonrisitas que confirman el desatinado rumor... ¡Ay, Eufrasia! en este horrible desconcierto lógico, viendo que la mentira es verdad y el absurdo razón, el hermoso Aransis me pareció un patán feísimo, zafio, grotesco... Le hubiera dado veinte patadas... En fin, amiga mía, dígame usted la verdad 6 la parte de verdad que usted sepa.

—Sólo sé que hay gran presión sobre la Señora para que cambie de Gobierno; pero aún no ha resuelto nada. La cosa es dura y

la ocasión diabólica.

—O'Donnell acaba de sofocar una insurrección formidable; ha obtenido de las Cortes siete autorizaciones económicas y políticas, y de añadidura la suspensión de garantías. Ha fusilado á sesenta y seis sargentos. ¿Acaso les parece poco fusilar?

-No por Dios, no es eso.

—¿Por ventura se ha fusilado demasiado? —Tampoco es eso, Manolo. Puesto que dentro de un rato hablará usted con Su Majestad, pregúntele á ella... ó trate de adivinar su pensamiento...

—No me hablará de política, ni yo, que sé tratar con Reyes, he de salirme de la ca-

silla de mi asunto.

—¿Se puede saber...?

—No es ningún secreto. Vengo á pedir á doña Isabel que interceda por dos infelices paisanos detenidos el 22 de Junio, y que no tuvieron arte ni parte en la sublevación. Los llevaron á Leganés, y allí están esperando cuerda para Melilla ó Fernando Póo...

—Pues hace usted bien en darse prisa, porque mañana ó pasado podría encarecerse tanto la clemencia, que costaría Dios y ayuda obtener un pedacito de ella... Y dígame otra cosa, alma inocente: ¿viene usted á la petición solito y á palo seco, fiado en su propia influencia y simpatía?

-No, señora, que si tal hiciera sería tonto

de capirote. Mi prima, que estaba en el convento de San Pascual de Aranjuez, anda ahora por San Sebastián jugando á la fundación de monasterios. Pues por ella he conseguido una carta de la *Madre*, de la excelsa, seráfica y milagrosa *Madre*. ¿Quiere usted ver la carta? Aquí la traigo... En ella se da fe de la religiosidad y honradez de mis dos protegidos, y se pide sean puestos inmediatamente en libertad.

—Bien, Manolo. Falta saber si la carta trae la contraseña que pone la *Madre* para

dar valor y eficacia á lo que escribe...

—Trae todos los requisitos, Eufrasia. Ya he tenido buen cuidado de hacerla examinar por las señoras y algún caballero de la Camarilla.

-Pero...

—Ya entiendo... eso no basta. Por encima de la Camarilla de la Reina está el Supremo Camarillón Ecuménico, que funciona en el cuarto del Rey... Yo me encomiendo á usted, Eufrasia...

—¡Dale con las dichosas camarillas!...Los hombres de más talento no se libran de pa-

gar su tributo á la vulgaridad.

— La opinión se hincha con la verdad, así como con la mentira. ¿Quién es capaz de separarlas? Loco sería el que en pleno huracán intentase separar el viento del polvo.

— Una frase ingeniosa no resuelve nada, Manolo. A los ingeniosos y chistosos les desterraría yo á una isla desierta... Pero con estas tonterías deja usted correr el tiempo, y si se descuida, se le pasará la vez... Váyase á la Saleta, que ya habrán empezado las audiencias.

—Cuento con la impuntualidad de la Señora... Pero, en fin, allá me voy. ¿Podré ver

á usted después?,,

Quedó la Villares de Tajo en recibirle en su casa por la tarde, y nada más hablaron... En la Saleta aguardó el caballero más de media hora la ocasión feliz de pasar á la

presencia de Su Majestad:

"Estás hecho un perdido, Tarfe... Me tienes muy olvidada... Mil años hace que no vienes á verme., A estas primeras palabras de la Reina, contestó el caballero con finísimas disculpas cortesanas. Vestía doña Isabel un vaporoso traje de crespón de seda azul con volantes, y adorno de encajes negros. Su peinado bajo achaparraba su cabeza, haciéndola más aburguesada de lo que era realmente. Por haber transcurrido unos dos años sin verla de cerca, fijóse el caballero en la creciente gordura de la Reina. Las formas abultadas y algo fofas iban embotando su esbeltez y agarbanzando su realeza... Aquel día no se hallaba la Señora de buen talante. Parecía distraída, inquieta, y sus ojos de un azul húmedo y claro, sus párpados ligeramente enrojecidos, más expresaban el cansancio que el contento de la vida... Eran los ojos del absoluto desengaño, los ojos de un alma que ha venido á parar en el conocimiento enciclopédico de cuantos estímulos están vedados á la inocencia.

Apenas despachó Tarfe sus cortesanías y fórmulas de respeto, entró en materia, exponiendo á la Reina su petición humanitaria... Pedía la libertad de dos hombres inocentes; reforzaba su demanda con una carta de la santa *Madre*; si la Soberana piadosa se condolía de aquellos desgraciados y quería salvarles de una bárbara deportación, bastaría que escribiese dos letras al General Hoyos... Pero no se limitara á una fría recomendación; habría de pedir ó mandar con todo el calor que su corazón atesoraba para los móviles de clemencia, de amor á los españoles.

"Pues mira, voy á complacerte—dijo la Reina sin perder la seriedad con que aquel día enmascaraba su gracia festiva, á veces zumbona.—Eso para que digan que no perdono, que no soy generosa... Dime los nombres y escribiré ahora mismo la carta. Y la pondré bien expresiva para que Hoyos no tenga más remedio que bajar la cabeza.,

Leída con rápido pasar de ojos la carta de la *Madre*, Isabel se sentó á escribir, tiró de papel y pluma, repitiendo: "Dime los

nombres.

—Uno de los presos es Leoncio Ansúrez, armero habilísimo, que estuvo en la guerra de Africa. Todos los generales de Africa le aprecian mucho. Es un hombre excelente, que nunca se ha metido en revoluciones ni cosa tal...; Pero si Vuestra Majestad le conoce, ó al menos tiene de él noticia!... Claro, no es fácil que se acuerde... Yo, Señora, y

mi prima Carolina Monteorgaz le contamos á Vuestrad Majestad una noche, años há, el caso de aquel herrerito que entró á componer las cerraduras en casa de la hija de don Serafín del Socobio, Virginia...

-¡Ah! sí... recién casada con el chico de

Rementería.

— Y en vez de componer la cerradura, ¿qué hizo el hombre? pues descerrajar el corazón de Virginia... Con pocas palabras y hechos atrevidos la enamoró y cautivó, lle-

vándosela consigo...

—Y en el campo vivieron largo tiempo, libres y felices... Ya me acuerdo...; Pobres muchachos! Alguna vez pensé yo en ellos... La verdad, fué un caso graciosísimo... Y no hay que culpar á Virginia, sino á sus padres, que la casaron con un hombre afeminado y bobalicón, sin maldita gracia para el matrimonio... Todo les está bien merecido. Luego hablan... Hay que ponerse en lo natural... De los tres personajes de ese drama de familia, no conozco más que á Ernestito...; Qué modales ridículos, qué voz de tiple acatarrada!,

Por primera vez en aquella mañana, una franca alegría iluminó los ojos claros de la Reina, y la sonrisa picaresca retozó en sus labios. Con nerviosa mano trazó algunos renglones en la carta, diciendo, sin apartar los ojos del papel: "¿Y quién es el otro?

—El otro es un jovencillo de apenas veinte años, llamado Santiago Ibero, arrogante, guapísimo y muy inteligente.

—No le prenderían por su mucho talento

y su guapeza.

—Le prendieron no más que por haberle visto en la calle con un tal Moriones...;Pobre chico! El acompañar á Moriones fué cosa accidental... No se lo cuento á Vuestra Majestad por no fatigarla... Pero le aseguro que Iberito no anduvo jamás en líos revolucionarios, ni sabe nada de eso. Añadiré tan sólo que es de una gran familia, y que su padre, el coronel D. Santiago Ibero, ha sido uno de los valientes defensores del Trono de Vuestra Majestad.

—Santiago... Ibero...—murmuró la Reina mordisqueando el nacarado mango de la pluma.—Tengo idea de haber firmado algo referente á ese Coronel. Tal vez una cruz... Lo recuerdo porque me chocó el nombre y apellido, que juntos resultan lo más español

del mundo...

—A españolismo neto nadie gana á este chico que han preso injustamente, señora. Es valiente, es aventurero, es enamorado...

—Tú, como tu amigo Beramendi, no pedís favor más que para los enamorados...; Buen par de perdidos estáis!—dijo Isabel con más seriedad en el tono que en el concepto.—Ahí tienes la carta. Me parece que va fuertecita. Hoyos no podrá negarme lo que le pido.,

Extremó el buen Tarfe sus demostraciones de gratitud, y como al despedirse dijese que no pasaría el próximo día sin presentarse á lloyos con la carta, saltó la Reina

inquieta, algo nerviosa, diciéndole: "No, Manolo; no esperes á mañana: despacha ese

asunto esta misma tarde.,

Las prisas de la Reina, que como buena española siempre fué perezosa y mañanista, llenaron de confusión à Tarfe. Pero disiniulando su sorpresa, se acomodó á la soberana voluntad. Y como la despedida le ofreciera una feliz coyuntura para hablar de O'Donnell, la aprovechó al instante, diciendo que le había visto la noche anterior muy caviloso por la gravedad de las cosas políticas, muy atareado con los trabajos preparatorios para plantear las autorizaciones... A esto, doña Îsabel, retirando de su rostro toda inflexión que pudiera dejar traslucir el pensamiento, sólo dijo: "Yo quiero mucho á O'Donnell, " y lo repitió hasta tres veces. Con este breve y expresivo concepto, que cortaba el paso á otras manifestaciones, Tarfe se sintió despedido, suavemente empujado fuera de la Cámara Real. Salió de Palacio entre alegre y triste, ó más bien perplejo, atormentado por confusiones. Acudió por la tarde á la diligencia de libertar á los dos presos por quienes se interesaba, y luego visitó á Eufrasia en su casa, con ánimo de sonsacarle alguna información de los escondidos designios de la Camarilla. La dama no se recató para pronosticarle el próximo cambio de Gobierno, que era como pronosticar nieves en verano é insolaciones en invierno. El absurdo imperaba, y la lógica política era una ciencia definida por los orates.

Con estos desagradables pronósticos fué Tarfe á Buenavista; comió en familia con don Leopoldo: nada dijo en la mesa; pero más tarde, cuando llegaron á la tertulia los mejores amigos del de Tetuán y los diputados más adictos á su política, se planteó por todos la temida cuestión: "Mi General, que está usted vendido... Mi General, que la zancadilla está preparada... Mi General, que Narváez.... A estas manifestaciones de Ayala, Mantilla, Navarro y Rodrigo, añadió Tarfe sus informes, bebidos en el propio manantial de las intrigas. O'Donnell, que con toda su experiencia y sus lauros militares era un niño muy grande, no daba crédito á lo que conceptuaba chismes y chanzas recogidos en los calés. Abrequelaba su incredulidad con el sentido común, con la lógica; concluía por incomodarse, por mandar callar á sus fieles amigos... Uno de los mejores, Ortiz de Pinedo, entró y soltó esta bomba: "Ho llegado esta mañana de San Juan de Luz, Alli he visto á González Brave ...

-¿Y qué?

- Habrá salido hoy; Hegará mañana. Vie-

ne á formar Ministerio con Narváez.,

Aún se resistía don Leopoldo á dar crédito á los anuncios de su caída. El gran niño no quería comprender que reducir á una camarilla, ó librarse de sus invisibles asechanzas y silenciosos tiros, es más difícil que la expugnación y conquista de Tetuán. Con todo, el pesimismo de los amigos inva-

día suavemente su ánimo, y aquella noche no fué su sueño muy tranquilo. A la mañana siguiente, después de despachar una larga firma de Guerra, se dispuso á ir á Palacio á la hora de costumbre; y anhelando despejar sin demora la incógnita, llevó á Su Majestad la promoción de senadores, que ya conocía la Reina, pues algunos nombres de la lista habían sido propuestos por ella... Y la Historia callejera y cafetera, anticipán. dose á lo que había de decir la Historia grave, refirió aquella tarde que el despacho con la Soberana fué breve y cortante. Presentada la lista de senadores, Isabel negó seca y agriamente su firma. A tal desaire no podía contestar O'Donnell más que con su dimisión, tan seca y áspera como el veto de doña Isabel... Saludos, adioses de mentirosa afabilidad, sonrisas que se cruzaron como ravos mortíferos, deglución de saliva inclinación del largo cuerpo del Primer Ministro, como chopo azotado del viento... y hasta el Valle de Josafat.

En Buenavista esperaban á O'Donnell sus amigos, algunos ministros y generales, y no pocos diputados, ansiosos de conocer la sentencia de vida ó muerte. Buen disimulador era don Leopoldo; pero aquel día su desconcertada voluntad no pudo impedir que saliera al rostro la ira que le abrasaba. Apoyándose de lado en la mesa central del salón, se quitó los guantes, y arrojándolos con violencia sobre el mármol, el vencedor de Africa dijo: "Me ha despedido como

despedirían ustedes al último de sus criados...

Levantóse en el concurso de amigos y sectarios un murmullo de sorpresa, que pronto lo fué de espanto, de ira; vocerío de recriminaciones, de protestas y amenazas. "Mi General—dijo uno de los más fogosos, de procedencia progresista y revolucionaria, -á los dos días de lo de San Gil, acordó la Camarilla el cambio de Gobierno. Don Miguel Tenorio y don Alejandro Mon han sido los correveidiles entre Palacio y Narváez. ¿Por qué se ha tardado tanto en hacer efectiva la crisis?,, Y Ayala respondió: "Porque al desaire querfan añadir una burla trágica. Narváez no tenía prisa. Era más cómodo para él que nosotros fusiláramos á los sargentos. Así podía venir el tigre más descansado y con aires de clemencia... O'Donnell, sin añadir una palabra á este comentario de tan horrible veracidad, pasó con el General Serrano y algunos otros á la estancia próxima. En el salón quedó vociferando el grupo más inquieto y levantisco. Entre el tiroteo de frases acerbas y de burlescos dicharachos, descolló la voz declamante y altísona de Adelardo Ayala, gritando: "Esa señora es imposible...

## IV

Con gana cogieron la libertad Ibero y Leoncio Ansúrez. Mentira les pareció que se veían en la calle, después de dos semanas de horrible incertidumbre, temerosos de perder la vida ó de ser mandados á un lejano y mortífero destierro. Locos de alegría y ávidos de correr para desentumecerse y activar la circulación de la sangre, desde el depósito de Leganés emprendieron la marcha hacia Madrid, hablando poco y sólo para felicitarse, para cantar su dicha con expresiones breves que parecían giros musicales. ¡Qué suerte la suya! ¡Eterna gratitud debían á don Manolo Tarfe y al Marqués de Beramendi! De milagro habían escapado, porque en rigor de verdad no eran inocentes, aunque otra cosa dijese el buen Tarfe á doña Isabel para captar la Real clemencia. Uno y otro se habían batido en la calle de la Luna, después de haber empleado todo el día 21 en la preparación de armas para el paisanaje. Su trato, iniciado pocos días antes de la tragedia de San Gil, se estrechó con el compañerismo guerrero, y la común desgracia y prisión lo trocaron en fraternal amistad.

"Mira, chico—dijo Ansúrez cuando pasaban el Puente de Toledo,—tú te vienes con-

migo á mi casa. No permitiré que andes rodando por posadas ó casas de dormir, donde no faltarían soplones que te dieran otro susto. Ya que de ésta hemos salido, no caigamos en otra. A mi casa tú. Donde comen tres, comen cuatro... Además, no tienes quita, y á mí nunca me falta un duro. Nada más grato que comer con un amigo en familia, recordando las fatigas que hemos pasado juntos... No te quiero decir cómo se quedarán mi mujer y mis chiquillos cuando me vean entrar... Aunque el Marqués les habrá dado esperanzas, no creerán que sea tan pronto... Apretemos el paso, Santiago, que los minutos se me hacen horas... Virginia no me espera. De fijo, cuando me vea, se echará á llorar; los chicos, en el primer momento, me mirarán asustadicos; luego romperán á reir y á darme besos... ¡Quiera Dios que á todos los encuentre buenos! Hace dos días, según la carta que recibí de mi hermana Lucila, no había novedad en casa. Pero hoy, quién sabe. A lo mejor se te pone malo un chico; se agrava en horas... y en minutos se te muere... Estoy en ascuas, Santiago... ¿Sabes que es largo este maldito Paseo de los Ocho Hilos?... Y aún nos falta la calle de Toledo. ¡Dios!... ¿Para qué harían la Corte de España en este vertedero?... En fin, ánimo y adelante.,,

Calló Ansúrez, para no quitar ni un aliento al trabajo pulmonar de la subida. Menos locuaz que su compañero, Santiago también á ratos hablaba, por amenizar la

penosa caminata. "Pues te agradezco la fineza de llevarme contigo, Leoncio, y acepto tu hospitalidad. ¿A dónde voy yo con mis bolsillos demasiado limpios y con este cuerpo que ya no puede con tantas hambres y trabajos?... En tu casa me arreglaré la máquina y volveré á salir por esos mundos... ya sabes que mi destino es correr, navegar por mares y caminos, y salir al encuentro de las cosas grandes que vienen... si es que quieren venir... no sabemos de dónde.

—Yo—dijo Leoncio, apechugando ya con la calle de Toledo—te envidio el vivir corriendo de un lado para otro. Si yo pudiera llevar conmigo en un carrito á mi mujer y mis hijos, como esos húngaros errantes que van por toda Europa componiendo calderos, lo haría, créelo. Es un gusto ver cada día cosas y personas distintas. Pero la familia le impone á uno la quietud... y la sociedad, que es una gran perezosa, no mira con buenos ojos á los que se atan al mundo con una cuerda demasiado larga.

—Poco tiempo he de estar contigo. El señor Muñiz, que á Francia me llevó y de Francia me mandó acá, dispondrá lo que tengo que hacer ahora... Eso si don Ricardo está en Madrid, que bien podría suceder que le hayan mandado á Filipinas ó al quin-

to inflerno.

—No hagamos cálculos... que las cosas han de pasar según el gusto de las mismas cosas, que disponen su propio acontecimiento, ¿me entiendes? y no al gusto nuestro... La voluntad del hombre apunta, y otra voluntad más grande dispara; pero rara vez va el tiro á donde uno pone la puntería...

¿me entiendes?

-¿Cómo no entenderte si eso que dices de apuntar yo y disparar para otro lado la Providencia, ó como se llame, me ha pasado á mí muchas veces? Ultimamente, ya lo sabes, busqué á mi mujer, ó digamos novia, en Vitoria, y resultó que estaba en Madrid. Llego á Madrid; indago la vivienda; escribo á Saloma valiéndome de una vieja prendera y corredora; me contesta Saloma citándome para tal día y tal noche en una casa, digo, en el jardinillo trasero de una casa del callejón de Malpica... Voy allá, como puedes suponer, loco de alegría, creyendo que ya tengo en la mano mi felicidad, y... en vez de salirme al encuentro mi felicidad, me sale don Baldomero Galán con una escopeta y me suelta un tiro... Por fortuna no me dió... El hombre temblaba de ira y parecía loco... Escapé saltando una tapia; fuí á caer en la Cuesta de Ramón. Después supe por mi corredora que doña Salomé, mi suegra, estaba enferma de muerte, y que don Baldomero padecía la demencia de ver á todas horas y en todas partes la. drones de su hija... Esto pasó el 20 de Junio. Después vinieron los horrores de San Gil, mi prisión... esta pesadilla horrible, de la cual hoy despierto...

Con ésta y otras conversaciones se les aligeró el tiempo y se les abrevió la caminata.

Recorrieron todo el diámetro de Madrid de Sur á Norte, hasta llegar á la casa de Leoncio, situada en la calle de Daoiz, á espaldas de la iglesia de Maravillas y frente al Parque viejo de Artillería, el barrio chispero, escenario ardiente del Dos de Mayo. Anochecía cuando el armero vió su morada, que era un principalito con tres balcones. Dos de éstos estaban abiertos, protegidos del calor por luengas cortinas de lona listada: en uno de ellos había un botijo sobre su peana; en otro una jaula con jilgueros, que ya dormían el primer sueño. Sorprendido y algo asustado Ansúrez de no ver á nadie en los balcones á la hora de tomar el fresco, se plantó en medio de la calle, y haciendo bocina con sus manos, gritó fuertemente: "¡Mita!...¡Mita!," Al segundo llamamiento apareció Virginia en el balcón, y con un abrir y cerrar de brazos, juntando luego las manos, expresó su sorpresa y alegría.

No hay que decir que Leoncio subió de un vuelo la corta escalera, seguido de Santiago. Quédese sin describir la tiernísima escena, primero silenciosa, después alborotada con rápidas preguntas y chillidos de júbilo. Leoncio cogió á sus dos chicos, uno en cada brazo, y les dijo mil tonterías amorosas en lenguaje infantil, y les zarandeó y estrujó un buen rato. Luego, presentando á su amigo, que por unos días había de ser su huésped, le colmó de alabanzas. Ibero mostróse humilde, agradecido; sus ojos negros, sus palabras tímidas, transparentaban su

buen natural. Poco tardó en sentirse ligado á la familia de Leoncio por un lazo fraternal. La cena comedida, gustosa, nuevo lazo de afecto y confianza, acabó de embelesarle y de rendir absolutamente su voluntad. De sobremesa, charlando con franca alegría y bebiendo un claro vinito de Méntrida, Leoncio dijo á su huésped: "Mañana conocerás á mi hermana Lucila. De ella se ha dicho que era la mujer más hermosa de España.

—Y de cara todavía lo es—afirmó *Mita*. —Se ha casado dos veces, ha tenido siete hijos... Su cuerpo de estatua ya va desme-

reciendo.

—Y conocerás también á su hijo mayor, Vicentito Halconero. ¡Qué talento de chico! Delira por las guerras, y sn alma es el alma de un Napoleón ó de un Hernán Cortés... ¡Pobrecillo! Quedó cojo de una caída, y no puede ser militar.

—Es un dolor verle, es un dolor oirle... No se han visto nunca cuerpo y alma tan

desavenidos.,

Hablaron luego de Rodrigo Ansúrez, el portentoso violinista á quien Ibero conoció años atrás en la casa de huéspedes de María Luisa Milagro, vinda de un bajo profundo. Declinaba, languidecía la conversación, desvirtuada por el cansancio, y Virginia dió la voz de recogerse. Durmió Ibero en cama limpia y blanda, que no agradeció poco su pobre cuerpo tronzado y dolorido.

Vivían Mita y Ley en holgada medianía. La corta pensión que Virginia recibía de su madre, y las lucidas ganancias de Leoncio en su taller de armero, daban al matrimonio una posición desahogadísima, que ya quisieran muchas familias encasilladas en la burocracia, y que solían vivir con humo en la cabeza y los estómagos vacíos. A mayor abundamiento, la feliz pareja recibía de Lucila frecuentes regalos de fruta, hortaliza, legumbres, aves, corderos y miel... A la generosa campesina vió Santiago al día si-guiente. ¡Qué tal sería la señora, que aun algo descompuesta y desbaratada de cuerpo, vestida con poco arte y ninguna presunción, dejaba poco menos que sin sentido á los que por primera vez la contemplaban! Cara tan perfecta, cara que con tan acabada conjunción y síntesis reuniera la gravedad, la belleza y la gracia, no había visto Ibero más que en estampas finísimas representando alguna de las Musas, la diosa Cères, ó nuestra madre Eva acabadita de crear...

Tanto como el rostro sin par, encantaron á Santiago la voz y el agrado de la celtíbera, que se despidió con esta frase de puro estilo paleto: "Vaya, me alegro mucho de haberle conocido., Y acto continuo echó el brazo al cuello de Vicentito, que á su lado estaba, y empujándole hacia Ibero, dijo á éste: "Dispénseme si le dejo aquí á mi hijo, que ha de hacer con usted buenas migas. Algunas jaquecas le dará. El chico es muy aficionado á historias de batallas y conquistas. Le escondemos los libros para que no se le caliente demasiado la cabeza. En cuanto le

contó Leoncio lo que usted ha hecho y lo que ha pasado, volvióseme loco el pobre hijo. "Madre, llévame... Madre, vamos pronto. Madre, que llegaremos tarde... El Ibero habrá salido, y sabe Dios cuándo volverá,... Con que... adiós, mi cojito. Comerás aquí. Hasta la noche., Y salió dejando frente á frente á los que habían de ser grandes amigos á los pocos minutos de conocerse. Acompañóla Virginia hasta la puerta, y allí repitieron extensamente lo que ya se habían dicho en la visita, resabio característico de

las señoras apaletadas.

Desde que Vicentito Halconero se vió ante el misterioso amigo de su tío Leoncio, sentados ambos junto á la mesa del comedor, vació toda su alma en expresiones de confianza. Los ojos de Ibero, resplandecientes de benevolencia, acogieron el alma infantil, que se escapaba de la cárcel de un cuerpo doliente para correr hacia la luz y el ideal. A borbotones salieron de la boca del cojito estas ardorosas palabras: "Me ha dicho el tío Leoncio que tú has estado con Prim; que tú has hablado con Prim, como yo hablo ahora contigo; que quisiste ir con él á Méjico y no te dejaron... que tú estuviste preso, y te escapaste tirándote de un monte á una playa... que tú te has ahogado; no, no, que tú mataste á uno que quiso ahogarte... Me ha dicho que te sublevaste con la caballería de Aranjuez... que trajiste á Madrid las órdenes de Prim; que eres el gran amigo de uno que llaman Moriones; que tu padre defendió

la Libertad contra el faccioso; que has navegado por todos los mares, y has recorrido á pie toda España de punta á punta; que te mantienes días y días, si á mano viene, con un higo pasado y un mendrugo de pan, y que eres guerrero, anacoreta y qué sé yo qué... Me ha dicho que tienes una novia muy guapa, y que la robarás para casarte con ella sin permiso de los padres, que al parecer son muy brutos... Me ha dicho que de niño te fugaste de la casa de un tío cura, y que te echaste al mundo para hacer cosas por tí mismo... y que has hecho ya cosas y has de hacerlas muy sonadas. Yo también las haría si esta pata coja no me estorbara para todo. ¡Ay, Santiago! si tú fueras cojo, no habrías hecho nada: habrías hecho lo que yo, leer, leer lo que otros hicieron. Es muy triste ser cojo, ¿verdad que sí?,

Asintió Ibero á lo que dijo su amigo de los inconvenientes de la cojera, y de lo que perjudica este defecto á la acción humana. En lo referente á sus propias acciones respondió con modestia, atenuando sus méritos, que agigantaba la ardorosa fantasía de Vicente. Este representaba edad inferior á sus trece años, por el menguado desarrollo á que le condenó la falta de ejercicio. La mitad superior de su rostro, frente, ojos y nariz, eran de la madre; la boca y barba declaraban la tosca hechura de Halconero. El conjunto era dulce, interesante, melancólico. A fuerza de cuidados vivía; á fuerza de método y aparatos, su cojera no era de las

que exigen muletas: sentaba en el suelo los dos pies; pero la flojedad de la pierna impedía el ritmo de la perfecta andadura humana. Se auxiliaba de un recio bastón, que era como pierna auxiliar, y por más que el pobre chico disimulaba su defecto, no lograba que sus tres pies dieran un andar suelto y gallardo, sin el cual no hay figura humana

que pueda realizar la epopeya...

Aturdido quedó Ibero ante la precoz erudición que su amigo echó sobre él apenas rompieron á charlar. Desde que se dió aquel atracón de lecturas en la biblioteca de don Tadeo Baranda, Santiago había tenido poco roce con libros y papeles impresos; la vida de acción, de necesidades que había de satisfacer por su propio esfuerzo, no le dejaban sosiego ni rato libre para el pegajoso trato con las letras de molde. En cambio, Vicentito, niño rico y mimado, á quien su madre permitía el goce de la libre lectura, apartándole por razones de salud de todo estudio sistemático, devoraba libros, principalmente de Historia de España. Su ciencia superficial y fragmentaria, portentosa para un cerebro de tan corta edad, fué la admiración del amigo, incapaz de igualarle en aquel terreno. No podía contener Vicente el raudal de su adorable pedantería; en su boca resplandecían como piedras preciosas las grandezas épicas, los hechos militares más altos y las aventuras temerarias del valor hispánico...

"Para mí – decía – la mayor grandeza de

España está en el reinado del Emperador Carlos V. ¡Vaya un tío! Rey á los diez y siete años, Emperador á los diez y nueve... y con medio mundo en aquellas manos tan tiernas... ¿Has leído tú la batalla de Pavía? Yo me la sé casi de memoria, y me parece que estoy viendo al Rey de Francia prisionero de Juan de Urbieta, y entregando á Lannoy su espada. ¿Y de la expedición á Túnez, qué me dices?... ¿Pues y la campaña de Alemania?... ¡Mulberg!... ¡Alba y el Elector de Sajonia!... Con lo que no estoy conforme es con que el buen señor se encerrara en un convento, cuando aún no era muy viejo y podía gobernar los mundos de Europa y América., Con gravedad asintió Ibero á estas opiniones, mostrándose singularmente contrario á la abdicación y monaquismo del hijo de doña Juana la Loca.

Ý el niño Halconero siguió así: "Felipe II no me gusta tanto como su padre, por ser muy arrimado á la Inquisición y al tostadero de herejes; pero también es grande... Mira que la Liga contra el turco y la batalla de Lepanto le quitan á uno el sentido... ¿Pues y de San Quintín, qué me dices?... Mi madre me llevó á ver el Escorial... allí tienes pintadas en la pared de una sala todas las batallas...; qué cosas!... La Infantería española es la primera del mundo. ¿No lo crees tú así? (Grandes cabezadas de Ibero apoyando la opinión de su amigo.) Y quien dice la Infantería, dice la Caballería y la Artillería... También soy de parecer que no

hay marinos como los españoles. ¿Has leído la batalla de Trafalgar? Yo la he leído en tres libros distintos. Fuimos vencidos por la impericia del francés aliado; pero aquellos héroes, aquel Churruca, aquel Gravina, aquel Alcalá Galiano, ¿no valen tanto como la victoria? Víctimas son esas que todas las naciones nos envidian. "Y con este ardiente estilo y convicción siguió derramando su saber, que al propio tiempo era enseñanza y deleite para el gran Ibero.

La simpatía cordial que entre ambos se estableció al primer trato, se explica por el estrecho parentesco de sus almas. El uno era la Historia libresca; el otro la Historia vivida, ambas incipientes, balbucientes, en la

época de la dentición.

## V

Este capítulo debiera titularse: De los sabrosos gazonamientos que pasaron entre los inocentes historiadores Iberito y Vicentito, con otros sucesos. Autorizado por su madre, fué de paseo una tarde el cojito con Santiago Ibero, saliendo por la Era del Mico, esparciéndose luego por el Campo del Tío Mereje, y subiendo lentamente hasta el Campo de Guardias, donde requirieron el descanso en unos sillares colocados como para alivio de paseantes; y comiendo piñones y caca-

huetes que habían comprado á una vieja, entablaron el palique que fielmente se copia:

"¿Qué sabes tú de Prim, Santiago?— preguntó la Historia libresca á la Historia vivida.—No te hagas el reservado conmigo, que yo sé guardar un secreto. Bien enterado estás de todo: no me lo niegues. Tú andas, tú has andado estos días con los que conspiran... Lo ha dicho Leoncio... Con que... claréate: ¿dónde está Prim, y por dónde ha

de venir cuando venga?...

-Yo no puedo decirte nada de fundamento-replicó Ibero parapetado en su modestia,—porque dos veces he tratado de ver á mi amigo el señor Muñiz. En su casa no vive. ¿En dónde estará escondido? Cualquiera lo averigua. A otro amigo mío, don José Chaves, que anduvo en las trapisondas de San Gil, sí que le he visto: me le encontré la otra noche en Puerta de Moros; salía él de una botica, y aunque se ha quitado las barbas, rapándose á lo clérigo, le conocí por el andar y la mirada. Nos metimos en una iglesia, que pienso es la de San Andrés, donde había rosario, y allí, fingiendo que rezá. bamos, hablamos todo lo que quisimos. Pues te diré que Castelar, Becerra y otro que llaman Martos, han escapado á Francia disfrazados no sé si de fogoneros ó de curas. Les acompañaban amigos unionistas... Sabrás lo que son unionistas... Pues han huído también Pierrad, Hidalgo y otros, protegidos por la embajada de los Estados Unidos... Aquí está todavía Sagasta .. ¿conoces á Sagasta?... y don Joaquín Aguirre... Pues esos no han salido porque hay tratos, Vicente... Andan otra vez en composturas... ya me entiendes.

-No entiendo nada, Santiago.

-Narváez, que no quiso coger el mando hasta que acabara O'Donnell de fusilarle los sargentos, ahora que está en el poder hace cucamonas á Prim y á sus amigos para que se dejen de revoluciones y entren por el aro. Pero eso no será. ¡Estaría bueno que ahora don Juan nos resultase grilla! Toda España quiere revolución. ¿Verdad que sí?

-Libertad queremos... para todos... y

fuera privilegios...

—Igualdad, Fraternidad... no olvidar esto. -En fin, ¿dices ó no dónde está Prim?

-Puedo decírtelo con reserva. Como ese tuno de Napoleón no le deja vivir en Francia, ha tenido que irse á Bruselas, que es,

como sabes, la capital de Bélgica.

—Baja la voz, Ibero... ¡Cuidado!—dijo con alarma Vicentito, fijando sus miradas en una figura humana no muy distante.—
¿Ves? La vieja que nos vendió los piñones
y cacahuetes se ha venido tras de nosotros,
y en aquella piedra está sentada sin quitarnos los ojos.

-Nos acecha, esperando que le compre-

mos más.

—No te fíes... Habla bajito, y sigue... ¿Crees tú que triunfará la revolución?

-Triunfará; pero créelo, Vicente, porque yo te lo digo... la estrella de la Libertad está aún tan lejos, que apenas podemos divisar-

la con anteojos de muy larga vista.,

Con esta enigmática respuesta quiso el bueno de Ibero darse alguna importancia, pues la Historia vivida, no pudiendo afirmar hechos futuros, resultaba en inferioridad insípida frente á la Historia literaria. Vicente suspiró, miró al cielo... ¿Quién le daría un anteojo del alcance necesario para divisar la estrella? Tras melancólica pausa, volvióse al amigo que hacía la Historia, y le pidió mayor claridad.

"Yo sé muy poco. Lo que hay es que, como he visto mucho y he vivido cerca de los trabajadores en revolución, puedo formar juicio, Santiago; y de lo que pasó, saco la idea, saco el sentido de lo que pasará.

—Pues cuéntame todo lo que piensas y lo que tienes adivinado—dijo Vicentito, con mayor inquietud de la que antes sintió.—Pero aquí no hablemos más. Nos vigilantes? Un hombre malcarado se acerca á la vieja de los cacahuetes, y los dos nos miran... cuchichean. Disimulemos, Santiago, y siguiendo nuestro paseo como si tal cosa, demos vuelta á esa tapia, y al lado de allá, si vemos que no hay nadie, hablaremos con toda libertad.,

Siguieron, y como á los cincuenta pasos, llegaron á un rastrojo seco y solitario, con tres árboles muertos y una noria en ruínas. Ni hombres ni animales se veían por allí. Las tapias y casuchas más próximas estaban á una distancia que había de ser infran-

queable para los oídos más sutiles. Rompió el silencio Halconero con estas razones: "Aquí puedes decirme lo que quieras. Tú, que has amasado con tus manos un poco de Historia de España, sabes, por lo pasado, lo que pasará. ¿Por donde ha de venir la revo-

lución, y qué cosas ha de traernos?,

Tardó Ibero en contestar, mirando el desplomado esqueleto de la noria. Pensó que para no quedar mal como creador de hechos ante el erudito de la Historia pretérita, ne-cesitaba anticiparse á los sucesos futuros, adivinándolos, ó inventándolos, que es la forma hipotética de la adivinación. Con esta idea respondió gravemente al amigo: "La revolución vendrá; pero tardará mucho, porque necesita ahondar, remover... ¿No me entiendes? La revolución, aunque no lo quiera, tendrá que destronar á doña Isabel.

-¡Jesús! Santiago, ¿qué me dices? ¿Eso

han decidido? ¿Lo sabes tú?

-Cualquiera lo sabe... Basta tener oídos... Tú pon atención á lo que se habla. No se abre una boca española que no diga: "Esa señora es imposible.,,

— Verdad que así lo dicen. Pero yo me acuerdo de la Historia que he leído, y ella no dice que los españoles hayan destronado

ningún rey.

— Así será—replicó Ibero algo desconcertado; -- pero la Historia... Ahora me acuerdo de lo que me dijo ayer un amigo mío. ¿Conoces tu á Confusio?

-Llámale Juanito Santiuste, que es su

nombre verdadero. Le conozco desde el año en que murió mi padre. Tuvo mucho enten-

dimiento, y ahora está trastornado.

—Trastornado, creo yo, de la fuerza de su talento. Pues ayer, hablando de esto mismo, me dijo: "La Historia no es un sér muerto, sino un sér vivo, y como sér vivo, engendra cada año, con los hechos viejos, hechos nuevos. Si continuamente reproduce, también inventa. De forma y manera que si en siglos no destronó, en una hora destrona, y si en siglos durmió con los reyes, un día despierta en la cama del pueblo.

—Pues si es así—dijo Vicentito con notoria gravedad de acento y actitud, parándose y cogiendo la solapa á la Historia vivida, —yo propongo que proclamemos Rey al Príncipe Alfonso, que es valiente, simpático y estudia mny bien sus lecciones, según

ha dicho en mi casa don Isidro Losa.

—Rey será, naturalmente, con el nombre de *Alfonso Doceno*, pues si no estoy equivocado, *Onceno* fué el último Alfonso.

—Así es. Le llamaron el Justiciero... gran Monarca en la guerra y en la paz... murió joven frente á Gibraltar, después de haber ganado á los moros la ciudad de Algeciras. Este Alfonsito que ahora tenemos me parece que ha de ser también un Rey muy glorioso. ¿Será un Carlos I que conquiste muchos pueblos, ó un Carlos III que nos ponga buena administración, Sociedades Económicas de Amigos del País, obras públicas y demás cosas de riqueza y fomen-

to? Vamos, hombre, adivina un poco más,

y dime cómo será este nuevo Rey.,

No pudiendo Ibero sobre aquel punto concreto lanzarse á soltar vaticinios, replicó que Alfonso parecía despiertillo y de buen natural. El tiempo diría algo más... Y como el cojito le pidiese explicación de los medios que habían de emplear Prim y el Progreso para una empresa tan difícil como la destitución de la Reina, pronunció Santiago estas sibilíticas palabras: "Difícil cosa es; pero posible si la necesidad hace amigos á los enemigos. ¿Sabes lo que ayer me dijo Confusio, que para mí es más profeta que loco y más sabio que poeta? Pues dijo esto: "Los hijos de O'Donnell se abrazarán con los de Prim., Estos hijos son los unionistas y progresistas."

y progresistas.

-¡Bah... bah!...-exclamó Halconero, cogiendo el brazo de su amigo, y llevándole por caminos polvorientos á dar la vuelta de Chamberí.—Confusio habrá visto en sueños esos abrazos de los que fueron enemigos, y otras cosas desatinadas. Si fuéramos á hacer caso de sueños, yo creería en los míos, pues aguí donde me ves, de tanto leer y de pensar en lo que leo, soy un tremendo soñador, y no hay noche que no tenga mis entrevistas con las cosas del otro mundo, algunas agradables, otras feísimas... Cuando uno cojea y no puede hacer vida de actividad, sueña. Yo he visto, como te estoy viendo á tí, á don Alfonso el Sabio... Le he visto entrar en España y decir: "A ver, ¿qué leyes son

esas?... Será menester que yo las haga otra vez, y os enseñe á cumplirlas..., He visto á don Pedro el Cruel venir con la cara fosca, diciendo: "Habéis olvidado lo que es escarmiento duro y pronto. Pues yo os lo enseñaré... Menos curia, señores, y más justicia..., Veo que no te ríes, como se ríe mi madre cuando le cuento yo estos desatinos.

—No me río—dijo Ibero,—porque yo creo que las almas de los fenecidos, aunque estén en un mundo separado del nuestro, tienen facultad para venir junto á nosotros y hablarnos, siempre que sepamos nosotros en-

tenderlas.

—¿Pero de veras crees eso?

—Lo creo, sí... Pienso que no se debe tomar á chacota lo que soñamos, y que el sueño es... ¿cómo lo diré?... en algunos viene á ser una especie de sala intermedia... abierta por acá á nuestra vida, por allá á la otra.

—Me dejas pasmado con lo que dices—manifestó Vicente cuando su estupefacción le permitió el uso de la palabra. —A mí me han dado algunos sueños míos muy malos ratos... No hace muchas noches se me presentó el Empecinado. ¡Qué cosas me dijo!... Fué la noche del día en que fusilaron la primera tanda de sargentos... Mientras Juan Martín hablaba conmigo, iban pasando los pobres sargentos por el foro... pues aquello era como un teatro... El Empecinado me decía: "Tendremos que volver á pelear por la Libertad..., Los sargentos desfilaban de dos en dos, ensangrentados, pero vivos, los

más callados como en misa, otros risueños y charloteando en voz baja... Ni el Empecinado les veía, ni ellos á él, ó si le veían no hacían maldito caso... Yo estuve muy triste todo el día, y para distraerme me puse á

leer el Descubrimiento de América.,

Dijo á esto Ibero que no convenía buscar á las imágenes del sueño una explicación difícil de encontrar, pues los seres idos viven en un medio lógico y moral distinto del nuestro, que con éste quizás no tiene ningún punto de semejanza. Añadió que para conocer de estas cosas es menester aprender métodos sutiles de comunicación con lo que está distante de nuestros sentidos. Comprendiendo el agudo Valentín que su nuevo amigo, la Historia viva, podía enseñarle admirables cosas, se lamentó de que el Destino los separase tan pronto. "Tú no sabes á dónde irás; yo de seguro voy á San Sebastián, porque mi madre quiere que tome los baños de mar, que el año pasado me probaron muy bien.,,

Replicó Iberito que estaba obligado á ir á Samaniego, su pueblo natal, y quizás al mismo San Sebastián, pues también su madre y hermanos tomaban en verano el baño de ola. Era, pues, seguro que se verían en el mes de Agosto. Y háblando de esto avivaron el paso, porque declinaba la tarde y habían de ir á cenar á la casa de Vicente, situada en lo alto de la calle de Segovia, como á media legua de los lugares por donde á la sazón los dos vagos y amenos histo-

riadores paseaban. Conviene advertir que Santiago había podido rescatar el modesto equipaje que dejó en la posada donde vivía cuando le sorprendió la prisión, y aunque no recobró sin mermas su pobre ajuar, pues le fueron sustraídas diferentes piezas de ropa, tuvo lo bastante para presentarse adecentado y limpio en la mesa de doña Lucila y de su segundo esposo el señor don Angel Cordero.

Llegaron, pues, los dos jóvenes algo presurosos y fatigados, con retraso de diez minutos sobre la hora fijada por Lucila. Esta les riñó amablemente, y se fué á ultimar la cena, trasteando en la cocina, pues era de estas señoras caseras que gustan de estar entodo. Vestía la celtibera un traje de Cambray, color bayo con adorno negro, atrasadillo de moda y de un corte algo provinciano; pero la belleza personal todo lo disimulaba y absolvía. Los hermanitos de Vicente, Pilar, Bonifacio y Manolo, vestían con más elegancia que la madre, y el pequeñuelo, del segundo matrimonio, andaba todavía en enagüillas al cuidado de una zagala con refajo verde. Del señor don Angel Cordero debe decirse que era un paleto ilustrado, mixtura gris de lo urbano y lo silvestre, cuarentón, de rostro trigueño, con ojos claros y corto bigote rubio; carácter y figura en que no se advertía ningún tono enérgico, sino la incoloración de las cosas desteñidas. Sus padres, lugareños de riñón bien cubierto, se vanagloriaron de juntar en

él la riqueza y la cultura. Siguió, pues, el tal la carrera de abogado en Madrid, con lo que empenachó cumplidamente su personalidad; tomó gusto á la Economía Política, estudióla superficialmente, haciendo acopio de cuantos libros de aquella socorrida ciencia se escribieron. Con este caudal siguió siendo lugareño, y vivía la mayor parte del año en sus tierras, cultivándolas por los métodos rutinarios, y llevando con exquisita nimiedad la cuenta y razón de aquellos pingües intereses... Completan la figura su honradez parda, su opaca virtud, y aquel reposo de su espíritu, que nada concedía jamás á la imprevisión, nada á la fantasía, y era la exactitud, la medida justa de todas las cosas del cuerpo y del alma.

## VI

No hay para qué decir que la cena fué abundante y castiza; que á cada plato, de los muchos y substanciosos que desfilaron, doña Lucila sirvió á Santiago raciones de padre y muy señor mío, instándole á no dejar nada; que á todos atendía la señora, y que por sentarse á la mesa la familia menuda, salvo el nene, no cesaba el ir y venir de platos, al compás de la infantil cháchara; dígase también que no había etiquetas, porque los

señores no solían gastarlas, ni ellas habrían sido pertinentes con un convidado de tan modesta categoría. Era, pues, una familia que, contraviniendo el régimen constante de la burguesía matritense, daba poco á la vanidad, mucho al vivir interno, obscuro, y al comer nutritivo y abundante. Reunidos los patrimonios de Halconero y Cordero, resultaba una riqueza considerable, con la cual podían permitirse algún lujo de relumbrón; pero tanto don Angel como Lucila continuaban siendo paletos. En Madrid, donde tenían casa propia para pasar el invierno, hacían vida modesta y provinciana, sin permitirse otra disipación que la de ir al teatro algunas noches en días de fiesta.

Cordero carecía de vicios; no frecuentaba casinos; permanecía en el café cortos ratos, en compañía de sujetos de buena posición aficionados á la caza; en el campo tenía caballo y coche, en Madrid no; vestía sin pretensiones de elegancia; no conocía más que un lujo, y éste era el de poseer buenos paraguas; escogía y compraba los mejores, preciándose de conocer bien su mecanismo y la calidad de las telas. Era también muy entendido en la manera de poner á secar los tales artefactos, para que escurriese bien el agua. Sabía cuándo estaban á punto para ser abiertos, y en qué condiciones se debían envolver y enfundar. Usábalos de distinto tipo, según fueran para chaparrón, lluvia persistente, llovizna; y los que en Madrid habían cumplido su misión en recias campañas invernales, pasaban á la reserva en

el servicio del campo y pueblos.

Clío Familiar desmentiría su fama y oficio si pasara en silencio que los señores de Cordero y su comensal hablaron de política. Hablar de política era en aquellos tiempos cosa tan corriente como el comer, y aun como el respirar. Salieron á la colada los desvaríos de la Corte, comidilla sabrosa para todas las bocas, aun para las que los repetían negándolos ó poniéndolos en cuarentena. Lucila, indulgente, disculpaba á doña Isabel, cargando la ignominia política y privada á la cuenta de sus allegados y consejeros. Ibero hizo vagos pronósticos; Vicentito evocó memorias revolucionarias.

Resumió mansamente los distintos pareceres don Angel Cordero, inclinándose á lo razonable y sensato. Según él, todos los males de la patria provenían del matrimonio de la Reina. Habría sido muy acertado casarla con Montpensier, que era un gran príncipe, un político de talento, y el hombre más ordenado y administrativo que teníamos en las Españas. Todas las cuentas de su caudal y hacienda las llevaba por Debe y Haber; no dejaba salir nada para vanidades ó cosas superfluas, y metía en casa todo lo que representaba utilidad. "Los que le critican—añadía—por vender las naranjas de los jardines de San Telmo, son esos perdidos manirrotos que no saben mirar al día de mañana, y viviendo sólo en el hoy dan con sus huesos en un asilo. Si viniera una revolu-

ción gorda y hubiera que cambiar de monarca, ninguno como ese para hacernos andar derechos y ajustarnos las cuentas; créanlo, ninguno como ese *Monpensier*. A la española pronunciaba Cordero este nombre, porque aunque era abogado no sabía francés, u olvidado había lo poco que le enseñaron en el Instituto.

Algo más se habría dicho de las turbacio. nes presentes y mudanzes probables, si no entrara inopinadamente Leoncio, y si en el rostro suyo, más que en sus concisas expresiones, no advirtieran todos algo extraño, alarma, disgusto... Ya habían concluído de cenar; ya los chicos menores requerían la cama; Pilarita permanecía en la mesa, aten. ta á lo que se hablaba. La conversación ante Leoncio, mudo ó enigmático, se fragmentó, se deshizo en cláusulas rotas que flotaron sobre las cabezas. En aquel instante, truenos lejanos anunciaban tormenta. Mientras Cordero al balcón se acercaba para mirar el cielo, Lucila dijo á su hermano: "Tú traes alge; suéltalo de una vez., Y Leoncio soltó su embuchado en esta forma: "Vengo á decirte, Santiago, que á peco de salir tú de paseo con Vicente, estuvo en casa la policía para prenderte.

−¿Y á tí no?...

—Hasta ahora parece que no se acuerdan de mí. Pero no me fío, y desde esta noche dormiré fuera de casa... Ya te dije que con la subida de Narváez, ni los gorriones están seguros en Madrid. -Con el estado de sitio y la suspensión de garantías no se juega—indicó sesudamente Cordero. -4 Y este general Pezuela tiene la mano dura.

—¡Ay, cuidado con él!—exclamó Lucila indignada,—que es de la camada absolutista. Esos, εsos nos han trastornado á la pobre

Señora.

—Bueno—dijo Ibero serenamente, mirando á todos.—¿Y ahora qué tengo que hacer?

— Quedarte aquí. Te esconderemos en casa, afirmó con ímpetu nervioso Vicente, echando el brazo sobre los hombros de su amigo. Los truenos retumbaban cercanos. La tormenta se venía encima... Y los ojos de Lucila, piadosos, iluminaron con un noble asentimiento la proposición del cojito. Pero fué un relámpago no más. A los pocos segundos, con mirada distinta interrogó á su esposo, el cual, echando por delante un preámbulo de tosecillas, emitió estas prudentes razones: "Poco á poco. Esconderle aquí es peligroso para él y arriesgadillo para nosotros... En su pueblo, al abrigo de su familia, estará más seguro."

Según manifestó inmediatamente Leoncio, que venía de hablar del caso con don Manuel de Tarfe, no se podía contar con el señor Marqués de Beramendi, que se había ido á Fuenterrabía días antes. Pero el buen Tarfe, aunque no podía tener relaciones con Pezuela y González Bravo, ni con ningún otro sátrapa de la situación, se valdría de su amistad con gente de la policía y con

empleados altos y bajos del Ferrocarril del Norte para facilitar la fuga de Ibero y Ansúrez, si vinieran también contra éste, como era de temer. Añadió Leoncio que él no se iba al extranjero sino llevándose á toda su familia, y que por de pronto en Madrid se quedaba, ocultándose como pudiera y solicitando la protección del señor Gutiérrez de la Vega y de los generales Echagüe y Ros, para quienes había hecho trabajos de armería muy estimados... No hallándose el amigo Ibero en estas ventajosas condiciones, opinaba Leoncio que debía salir para Francia sin pérdida de tiempo.

"¿Esta noche?—dijo angustiado Vicentín, á quien faltaba poco para echarse á llorar. Se le iba la Historia viva, y á solas con la suya, la muerta y embalsamada en los li-

bros, había de quedarse muy triste.

—Ya no puede ser hasta mañana—aseguró Leoncio.—Y pues hay tiempo para elegir, mejor y más seguro irá en el Express de las tres de la tarde que en el Correo

de las ocho y media de la noche.,

Tras un silencio de vaga inquietud, en que unos ponían su atención en los conflictos humanos, otros en la tormenta que ya descargaba sobre Madrid azotaina furiosa de viento y lluvia, el armero creyó llegado el caso de las resoluciones urgentes, y lo manifestó así: "Tenemos que preparar tu salida, Santiago, y ello no es cosa que puede dejarse para mañana. Despídete, y echemos á correr.

—¿Pero qué prisa...? Déjale que respire, pobre muchacho..., Así habló la sin par Lucila, poniendo cara de Dolorosa. Y su hijo, balbuciente, trémulo de ansiedad, agregó: "Ahora no podéis salir... Mirad cómo llueve.

—Razón habrá para esas prisas—dijo Cordero.—En cosas tan delicadas como la fuga con disfraz, conviene prepararse bien... Sí, sí, Leoncio y Santiago: no perdáis tiempo... Los minutos son preciosos... Y no hagáis caso de la lluvia... Esto es nube de verano.

Pasará pronto...,

Corrió don Angel hacia el interior de la casa, y en el breve tiempo que duró su ausencia, hubo Lucila de atender amorosamente á calmar á su hijo, atribulado por la deserción de la Historia viva. "No te aflijas, Vicente... Se va porque es preciso... se va por su bien... figúrate que le meten preso... En la frontera de Francia estará más seguro... Pero, tonto, ano vamos nosotros á San Sebastián?... Pues allí veremos á Santiaguito... Yo te llevaré á Bayona si fuese menester.... Volvió en seguida don Angel con un voluminoso paraguas, que ofreció á los que ya se disponían á salir. "No perdáis un momento-les dijo,-ni hagáis caso de la tempestad, que no es más que un poco de ruido. Llevad este paraguas... Es de algodón, pero de mucho vuelo, y podéis guareceros los dos... Ten cuidado, Leoncio, que el varillaje está un poco gastado... Al cerrar, ponlo de modo que escurra bien... Y no te olvides

de traérmelo mañana. Con que adiós, hijos míos... Que no tengáis ningún tropiezo...

Ibero, ¡ánimo y á Francia!,

La despedida tuvo, por la parte de Lucila y Vicente, sus notas de ternura. "Adiós, hijo: buena suerte—dijo la celtíbera abrazándole.—La Virgen le acompañe... Si va usted á su casa, dele mis recuerdos á su mamá... Me alegraría de conocerla...; Cuánto sufrirá la pobre con estas cosas!

—Que me escribas todo lo que te pase—dijo Vicente, y abrazó con fraternal apretón al amigo, resignándose á una ausencia inevitable.—Mañana espero carta; no, pasado, ó al otro... Y á Prim, si le ves, tantas cosas... Que venga pronto... Aquí no decimos más que "Prim... Libertad,... Adiós... Has-

ta la Isla de los Faisanes.,

Ninguno de los presentes sabía qué isla era aquélla. "Vamos, Vicente-le dijo el padrastro acariciándole, -no desatines. Ten juicio, y te compraré todo el César Cantú., Y al fin salió Ibero con el corazón oprimido. Detrás de él algunas lágrimas brillaron: un triste vacío taciturno quedaba en la casa. Aquella noche, cuando Vicente se acostó, acompañóle la madre largo rato, calmando su excitación con palabras dulces, ofreciéndole anticipar el viaje al Norte, y pasar la frontera y visitar á los emigrados, que en aquella parte de Francia lloraban su destierro... Durmióse al fin el cojito: fué su sueño intranquilo, tenebroso... Vióse perseguido por conspirador revolucionario, metido en cárceles, abrumado de procesos; vióse fugitivo, disfrazado con tiznajos de fogonero ó sotana de cura; vióse al fin en tierra extranjera trabajando con Prim por la re-

dención de esta infeliz España.

En el portal, un hombre risueño y mal vestido saludó á los dos jóvenes. Leoncio le presentó á Ibero con esta frase circunstancial: "Don Valentín Malrecado, que esta noche y mañana será nuestro amigo., Y tras un corto rato de espera, visto que el temporal amainaba por momentos, se pusieron en marcha, guareciéndose dos bajo la negra bóveda del paraguas, y el tercero arrimadito á la pared. Así pasaron Puerta Cerrada y Cuchilleros, hasta la Escalerilla, donde ya ni el agua ni el paralluvias les molestaron más, pues el escondite á donde el discreto agente de la autoridad les llevaba tenía su ingreso por los portales de la Plaza Mayor.

Minutos después acometían una escalera de pesadilla, sucia, enroscada, tenebrosa, y alumbrándose con fósforos llegaron á una vivienda de aspecto carcelario, en la cual fueron recibidos por una mujer embarazada y un hombre que también lo estaba de la espalda, pues en ella tenía una gran joroba, ó sea embarazo de toda la vida. Marido y mujer, que tal parecían, mostráronse amables con los jóvenes, y pronto se vió claro que Ibero tendría hospedaje seguro en aquella casa hasta que bajara á ten ar el tren.

"Mi señora — dije él corcovado, — está ya fuera de cuenta, y de un momento á otro

caerá en la cama, por lo que esta noche no podrá atender á este caballero como se merece. Pero la prima bajará del segundo..., Dicho esto, la barriguda mujer cogió la lámpara de petróleo, de tubo ahumado y apestoso, y fué á mostrar á Ibero el cuarto mísero y el derrengado lecho en que había de dormir, que era sin duda el de Procusto, á cada momento citado por los escritores en la prensa política. Todo le pareció bien á Santiago, que acostumbrado estaba á peores acomodos. Lo importante para él se trató en conferencia rápida entre los sujetos presentes, y ello fué sintetizado por el policía en estas sensatas manifestaciones: "El señor no tiene que moverse de aquí, ni apurarse, ni estar con cuidado... Del señor y de su seguridad me cuido yo, que vivo en el tercero. En el segundo está mi prima Pilar Angosto, que es de toda confianza, y aquí tenemos á este cuñado mío, que fué escribiente en el Juzgado de la Inclusa, y ahora lo es en la Vicaría, persona de cuya lealtad y hombría de bien respondo como de la mía propia. (Designó con gesto fraternal al jorobeta, que hizo una reverencia.) El disfraz que hemos de poner al sujeto para llevarle á la estación nos lo dirá el señor de Tarfe, que quedó en hablar esta tarde con don Ernesto y don Fernando Polack, dos caballeros franceses que llevan la batuta en el Ferrocarril del Norte...

A esto dijo Leoncio que él había quedado en ver á don Manuel aquella misma noche;

pero el policía expuso el deseo de que le dejasen ésta y las demás diligencias del caso, pues él lo haría todo. En su activa oficiosidad, reclamaba el conjunto del servicio para redondear el precio y la recompensa. Ibero entonces trató con él de un punto delicadísimo que particularmente le interesaba. "Puesto que no debo salir de aquí—le dijo,—¿podría usted traerme á una dueña corredora y prendera que vive en la casa de al lado, y se llama ó la llaman la Galinda, y es tratante en alhajas para señoras y en citas para caballeros?

—Bien podría traerla, señor—dijo Malrecado sonriente; —pero aquí no vendrá, por dos razones: primera, porque es muy bocona y podría comprometernos; segunda, porque no hace ninguna falta, si usted la requiere para el cuento de saber las incumbencias de don Baldomero Galán; que de este señor podré informarle yo todo lo que guste, mejor

que esa vieja ladrona.,

Pasmado quedó Ibero de que el diabólico policía, á quien veía por primera vez aquella noche, tuviera conocimiento de su interés por la familia Galán. Al asombro del joven puso comentario Valentín en esta forma: "Crea usted, señor mío, que si estuviéramos bien pagados, seríamos la mejor policía del mundo... Pues para su gobierno, sepa que doña Salomé pasó á mejor vida el día de San Juan por la tarde, y que don Baldomero y su hija, que entre paréntesis es preciosa, salieron por el Norte hace bas-

tantes días, en compañía de dos curas vascongados y una religiosa francesa... Los curas iban á Vitoria; don Baldomero, la niña y la monja entiendo que iban á San Juan de Luz... Por cierto que en el mismo tren que ellos, marcharon disfrazados Castelar,

Becerra y Martos.,

Estas noticias, de cuya veracidad no dudaba, fueron felicísimas para Ibero, que ya tenía un motivo más para congratularse de su salida de la Corte con rumbo á Francia. ¡Francia! ¡Cuántas alegrías, cuántas esperanzas le brindaba este nombre, y cómo reverdecían los marchitos ideales ante la visión geográfica del país vecino! Y para completar la dicha del aventurero, las órdenes que transmitió por la mañana el buen Tarfe eran halagüeñas, absolutamente tranquilizadoras. No necesitaba más disfraz que el chaquetón usual de los empleados inferiores del Norte. El señor Polack cuidaría de proporcionarle una gorra galonada... Saldría prestando servicio de mozo en el furgón de equipajes del *Express* de las tres.

## VII

¡Oh, Ferrocarril del Norte, venturoso escape hacia el mundo europeo, divina brecha para la civilización!... Bendito sea mil veces el oro de judíos y protestantes franceses que te dió la existencia; benditos los ingeniosos

artífices que te abrieron en la costra de la vieja España, hacinando tierras y pedruscos, taladrando los montes bravíos, y franqueando con gigantesco paso las aguas impetuosas. Por tu herrada senda corre un día y otro el mensajero incansable, cuyo resoplido causa espanto á hombres y fieras, alma dinámica, corazón de fuego... El lleva y trae la vida, el pensamiento, la materia pesada y la ilusión aérea; conduce los negocios, la diplomacia, las almas inquietas de los laborantes políticos, y las almas sedientas de los recién casados; comunica lo viejo con lo nuevo; transporta el afán artístico y la curiosidad arqueológica; á los españoles lleva gozosos á refrigerarse en el aire mundial, y á los europeos trae á nuestro ambiente seco, ardoroso, apasionado. Por mil razones te alabamos, ferrocarril del Norte; y si no fuiste perfecto en tu organización, y en cada viaje de ida ó regreso veíamos faltas y negligencias, todo se te perdona por los inmensos beneficios que nos trajiste, joh grande amigo y servidor nuestro, puerta del tráfico, llave de la industria, abertura de la ventilación universal, y respiradero por donde escapan los densos humos que aún flotan en el hispano cerebro!

Entraron á Ibero por la portería, al extremo sudeste de la barraca que servía de estación. Faltaba una hora para la salida del Express, que ya estaban formando con coches de primera. Vestía el fugitivo traje apropiado á las funciones de mozo de tren que había de desempeñar. Un empleado le dió la gorra con galón, y poco después fué presentado al conductor, que le recibió con agrado. Era el tal regordete, risueño y coloradote, de mediana edad: Ibero le había visto y tratado en alguna parte; pero no recordaba el lugar ni ocasión de aquel conocimiento. Hallábase Santiago en el furgón enterándose de lo que había de hacer, cuando vió al señor de Tarfe que hablaba con don Fernando Polack. Pasaron minutos: llamóle Tarfe, y llevándole al extremo del andén le dijo que fuera descuidado, que ni en la estación ni en el viaje correría ningún riesgo. Después le dió una cartera de cuero ordinario, que contenía tres cartas sin sobrescrito. Cada una llevaba un número, y en un papelito aparte que Ibero guardaría en el seno, iban las tres direcciones precedidas de números correspondientes á los de las cartas. Las entregaría en Bayona á don Salvador Damato, á don Jesús Clavería y al Marqués de Albaida. De todo se enteró el chico rápidamente. La cartera debía ser confiada al conductor, que ya estaba en el ajo, y éste se la devolvería en Irún.

Volvió Ibero al furgón de cabecera, donde le dijo el conductor que una vez pasado el Escorial podría trasladarse al furgón de cola, donde iba el guardafreno, y allí dormiría si necesitaba algún descanso. Buena falta le hacía echar un sueño, porque la noche anterior, en la casa donde le escondió Malrecado, había sido enteramente toledana, por las

graves razones que ahora se dicen. Y fué que apenas se acostó el muchacho en el lecho titulado por buen nombre de Procusto, la señora Ricarda, que así se llamaba la hermana de Malrecado, empezó á sentir los dolores de parto, y en un grito estuvo tres horas consecutivas, implorando el auxilio de santos y demonios para que la sacaran del terrible lance. Los chillidos de la parturienta, el entrar y salir de vecinas, el habla hombruna de la comadrona, y otros ruidos inherentes al gran suceso, desvelaron al huésped, que al fin se levantó, sintiéndose más descansado en pie y vestido que en el abominable camastro. Disponíase ya á ofrecer su cooperación á las comadres y vecinas, cuando entró regocijado el jorobeta y le dijo que ya tenía un criado más que le sirviera. Dió las gracias Ibero, y viendo la rubicunda aurora colándose ya por las ventanas que daban á la calle de la Sal, renunció á dormir; sirviéronle chocolate, lo tomó, y entretuvo el tiempo hasta que llegaran las nuevas que trajo Leoncio. Este y Malrecado le llevaron á la estación.

Pues, señor, ya no faltaban más que veinte minutos para la salida del *Express*, y el andén se iba llenando de gente. El calor, cada día más molesto, decretaba la desbandada: damas elegantes y sueltas requerían el reservado de señoras; caballeros afanosos, rodeados de familia, se acogían al fuero de su importancia, que en algunos era ilusoria, para obtener el privilegio de un coche abo-

nado. Muchos que tenían billetes gratuitos por obra de la adulación ó del favoritismo burocrático, querían medio tren para ellos solos. Don Fernando Polack se veía y se deseaba para repartir su amabilidad entre tantos pedigüeños y gorrones; medio locos estaban ya los vigilantes con la adjudicación de berlinas-camas, de limitado número. Y á última hora, más viajeros, más apuros

y porfía por los puestos privilegiados.

Recorriendo el andén desde uno á otro furgón, vió Ibero al ingenioso Malrecado que con otro de su ralea prestaba servicio en la estación. Saludáronse los tres con sonrisas de inteligencia... Damas bellas y elegantes vió el fugitivo, á las cuales no conocía: eran la Belvis de la Jara, la Monteorgaz y la Navalcarazo, acompañadas de caballeros jóvenes ó ancianos, de niños preciosos y criadas bien puestas. Parte de aquella in. teresante multitud se apearía en Zumárraga. para invadir los balnearios de moda. Otras familias iban directamente á la bella Easo. y no pocas á las playas francesas. Vió tam. bién las bandadas de señoras y galanes que iban á despedir, y formaban infranqueable pelotón frente á las portezuelas de los departamentos atestados de personas, de sacos de viaje y cajas de sombreros... La cháchara, el cotorreo de los que se iban y de los que se quedaban, difundía por toda la estación ruido de pajarera.

De improviso, cuando ya sólo faltaban cinco minutos para la salida del tren y so-

naba ya el golpe de las portezuelas vigorosamente cerradas, entró en el andén una dama, una mujer elegante, cargadita de cajas, neceseres y requilorios, seguida de una doméstica igualmente agobiada de sacos y líos. Tras ellas apareció renqueando un vejete de traza enfermiza y aristocrática, el cual con cascada voz requirió á un vigilante reclamando su berlina-cama, pedida con la conveniente antelación. El vigilante sacó un papel, leyó... "Señor Marqués de la Sagra; berlina,, y sin perder segundos abrió el departamento, dentro del cual se precipitaron la dama y su doncella, metiendo á toda prisa el enredoso bagaje. Mientras el vejete pagaba el suplemento, asomóse la dama á la ventanilla; Ibero la miró. ¡Oh estupor, oh increíbles jugarretas del Destino! Era Teresa Villaescusa.

Teresa le conoció al instante; él siguió hacia donde su obligación le llamaba. Ignorante de los variados episodios de la vida social, Historia para él inédita, Ibero no sabía que la sutil tramposa doña Manuela Pez, agobiada de privaciones deprimentes, había vendido los aún cotizables pedazos de su hija al Marqués de la Sagra, aristócrata veterano de innumerables guerras amorosas, y tan caduco ya que alguien le llamó cadáver galvanizado por el vicio. La presencia de Teresa y del viejecillo fué gran escándalo en la estación, por dominar en ésta el personal aristocrático á que el degradado prócer pertenecía. Pero éste, cegado

ya por su cinismo senil, nada veía, y apenas se daba cuenta de su humillación. Teresa se mostró indiferente ante la silba muda con que la saludaron al entrar: más que desprecio de la muchedumbre linajuda, temía su propio desprecio por prestarse á una farsa de amor con semejante estafermo. Reflexiones parecidas á éstas hizo Ibero á cuenta de la pobre Teresa, cuando el tren hacia las agujas avanzaba majestuoso, pisoteando con metálico estruendo las pla-

cas giratorias.

Corría el Express hacia el Escorial. En el corto hueco que dejaban los apilados baúles, preparó el conductor su descanso, extendiendo la manta sobre unas cajas. En sitio conveniente puso la cartera con las hojas de ruta, y el breve lío de su ropa y efectos particulares; después encendió la pipa, y ordenando á Ibero que frente á él y en el baúl más próximo se sentase, le habló con esta cordial franqueza: "Dices que no recuerdas cuándo y dónde me conociste. Pues yo te avivaré la memoria. Fué en San Sebastián. Te trajo al tren el capitán Lagier, que es mi amigo... Fuimos amigos antes que tú nacieras. El es de Elche, yo de Torre-vieja. Miguel Polop, para servirte. Mi padre era también capitán de barco, y yo empecé á ganarme la vida embarcando sal... pero esto no hace al caso.... Como decía, vino Ramón contigo; te tomó billete para Miranda, y me encargó que cuidase de tí porque eras algo alocado y no sabías andar en trenes.

—Ya, ya me acuerdo—dijo gozoso Santiago.—Y usted en Miranda me tomó el billete para Cenicero... A mi pueblo iba yo... Hoy también iría; pero el maldito Gobierno ha dado en perseguirme... En Madrid no está nadie seguro...

—La seguridad empieza en este camino, joven. Estos railes ya no son España, sino Francia. Por aquí va saliendo la revolución á trabajar fuera, y por aquí la traeremos triunfante... Y ahora que nadie nos oye, como no sean los conejos que andan en esos matojos, gritemos: "¡Abajo todo lo existenta todo todo! ¡Vordad joven que esto matojos, gritemos: "¡Abajo todo lo existente, todo, todo!..., ¿Verdad, joven, que esto está perdido? Dentro de España y fuera de ella no oye uno más que... "Esa Señora es imposible,... Y yo digo: por aquí han de salir, huyendo de la quema, todos los españoles que valen... ¡eso! No hace muchos días que sacamos á Sagasta. ¿Sabes tú cómo? Pues entró á las dos por la portería, acompañado de don Ernesto Polack. Llevaba gorra de ingeniero... Se le metió en el breck... La máquina enganchó el breck, y se hizo una maniobra para ponerlo á la cabecera... Total: que salió el hombre casi sin ningún tapujo. Con él iban dos... La policía no se metió con nadie... y yo, que iba en mi furgón como voy ahora, al salir de agujas grité: ¡viva la Libertad!... También ahora lo grito, para que el viento y los conejos se enteren: "¡Viva Prim! ¡Gobierno de España, camarilla de Isabel, fastidiaros y jeringaros! ¡eso!, y jeringaros! jeso!,

El hombre echaba chispas de sus ojos saltones, y el rostro colorado se le animaba y encendía más á cada grito subversivo que su boca soltaba. Por el mismo lado corrían los gritos y el humo de la máquina. Luego contó la salida de don Joaquín Aguirre, más dramática que la de Sagasta. El buen señor, que había tenido conferencias con González Bravo y don Alejandro Castro para tratar de una componenda solicitada por Palacio, creyó que podía partir tranquilo, como cualquier español que no fuera presidente del comité revolucionario. Tomó sus billetes y se metió en una berlina con su familia, sin el menor disimulo ni precaución. Súpolo el general Pezuela y telegrafió á la autoridad militar de Irún para que al confiado señor detuviera, reexpidiéndole para Madrid. "Pero Pezuela se tuvo que joro. bar, jeso!-dijo Polop terminando el cuento, -- porque alguien en Madrid avisó á Gon. zález Bravo, y González Bravo, que es más neo que Dios, pero no tiene mala entraña, telegrafió al Gobernador de Vitoria, y ésté escamoteó al señor Aguirre y le puso en lugar seguro. Total: que en Irún encontraron la berlina vacía... ¡jorobarse! y don Joaquín pasó la frontera en el Mixto del día siguiente disfrazado por nosotros... Porque nosotros respiramos por la revolución; nosotros somos Francia y España dándose la mano, ¡eso!, y gritando: ¡Viva el Progreso, la Constitución del 12 y la Unión Ibérica!,

Más allá del Escorial, cuando el tren aco-

metía con pujanza y ardiente resuello las abruptas moles de la divisoria, redobló Polop sus patrióticas invectivas, acalorando su ánimo con sorbos frecuentes de un generoso coñac que llevaba. "Aquí no nos oye nadie, joven. Aquí puedo desahogarme á mi gusto, para que se enteren los aires y los pinos, y estas peñas españolas y estas crestas serranas. Aquí me planto y digo: "Me joroba Narváez, me joroba doña Isabel y Sor Patrocinio... y don Francisco y el Padre Clarinete., Oidme, rocas, jaras, retamas y chaparros: "¡Viva Prim, viva la Libertad!..., Oiganme, lobos, zorros, galápagos, culebras, que también sois españo. les, aunque animales: "¡Abajo las quintas!... ¡Viva el liberalismo y el desestanco de todo lo estancado!, Así gritaba el extremado Polop á la salvaje naturaleza, gozoso de poder hacer públicas, en el estruendo de un tren en marcha, sus furibundas opiniones.

Con las extravagancias donosas de su jefe accidental, iba Santiago entretenidísimo. Deseando, por gratitud, prestar á la Compañía servicio de más empeño que la descarga de baúles, se ofreció á subir á la garita de la cola ó del centro para dar freno cuando el maquinista lo mandase; pero Polop no accedió á ello. Le consentiría únicamente, después de media noche, cantar las estaciones y llamar á los viajeros al tren. En Navalperal, donde el *Express* hubo de parar bastante esperando el cruce del *Mixto* ascendente, fué Ibero con un recado de Polop

á la cantina, y hallándose en ésta, sintió que le tocaban en el brazo. Era la criada de Teresa, Patricia, que sin más preámbulos le dijo: "Mi señorita quiere saber si es usted del tren., Negó de pronto Santiago; después afirmó, recordando su comprometida situación como viajero... Y prosiguió la moza: "Pues si es usted del tren, oiga: en la berlina donde va mi señorita hay un cristal que no corre. Lo bajamos, y ahora no pode. mos subirlo... Es la berlina tercera, empezando á contar por aquí., Dió Ibero algunos pasos; mas la doméstica le detuvo risueña con estas desconcertadas razones: "No, no: la señorita no quiere que vaya usted ahora á componer la vidriera, sino después, en la parada de Avila, que es de treinta minutos para comer... Águarde, señor, que aún no he concluído... En la parada de Avila, mi señorita, que está con jaqueca, no comerá en la fonda de la estación... Bajará solo el señor Marqués...

-Y sola la señorita, entraré yo... ¿Es un

vidrio que bajó y no quiere subir?

—No, señor: me equivoqué. Lo subimos, y ahora no hay quien lo baje... Venga por aquí... ¿Le digo á la señorita que irá usted?... Desde que le vió, la pobre no sosiega, no vive... Esta es la berlina... No sé si el señor Marqués ha despertado... Por si acaso, mire con disimulo.,

Sin ningún disimulo, más bien descaradamente, miró Santiago, y vió el rostro de Teresa casi pegado al cristal... pero cuidando de no chafarse la nariz. Era como una bella estampa en su marco. Destacábase la hermosura de sus ojos, que ofendidos, reconvenían; amorosos, perdonaban... En un segundo recriminaron, imploraron... Ibero vió además en los labios de Teresa modulación rápida de palabras... Pero no pudo descifrar lo que su amiga quería decirle, porque entró el *Mixto* por el otro lado, y el *Express* pitó anunciando su salida. ¡Señores, al tren...!

## VIII

¡Avila al fin!... ¡Alegre parada de vein• ticinco minutos! Hacia la fonda se precipitaron caballeros y damas, atraídos del vaho de una sopa caliente, turbia y aguanosa... Después de acechar la entrada del vejete en el comedero, acudió Santiago á la cita, llevando herramientas que le dió el buen Polop. Salió Patricia cuando él entraba en la berlina... Teresa le cortó el saludo con rápida frase y fuertes manotazos, que dieron con el cuerpo de él sobre los cojines. "¡Ingrato, ingrato, bandido, perverso, mal hombre!... Al fin has caído en mis manos... ¿Qué? ¿te avergüenzas de verme? ¿La conciencia no te dice nada?, A este aluvión de palabras, que á despecho de su sentido literal eran intensamente cariñosas, Ibero contestó: "Déjeme que le explique... No alcanzo qué quejas puede tener usted de mí., Y ella, temblorosa, húmedos los ojos de un llanto discreto, le echó mano al pescuezo, diciéndole: "Tutéame, bandido, tutéame, ó te ahogo, te mato ahora mismo. ¿Ya no te acuerdas de la noche de Urda?... Habíamos convenido en ser amigos, en que te dejarías guiar y proteger por mí, y á la madrugada, cuando yo dormía, echaste á correr sin despedirte... ¿Merecía yo ese desprecio?

—No fué desprecio, Teresa; desprecio no.

—Pues fuera lo que fuese, ya has vuelto á mí, Santiago. El Destino, la Providencia, ó los espíritus que andan al cuidado mío, al cuidado tuyo, nos han juntado en este camino, en este tren que vuela... Dime pronto, pronto, pues hay que aprovechar los minutos: ¿á dónde vas? ¿estás empleado en el tren?... Me parece que no. Dímelo, cuéntame todo...

Con rápida frase, como el caso requería, la informó Ibero de su situación en el tren. Iba á Francia fugitivo, disfrazado... "Ya...—dijo Teresa.—¿Crees que no te ví con Moriones una noche... antes del 22 de Junio? Bandido, ¿por qué no me buscaste en Madrid; por qué no fuiste á que yo te escondiera, á que yo te aconsejara, á que los dos juntitos gritáramos: "Prim... Libertad?,"

—Porque... no puedo decirlo en pocas palabras, Teresa... Sosiéguese usted... digo,

tú... Sosiégate... Ya hablaremos.

-¿Cuándo, fementido; cuándo, pirata

cruel y sanguinario?—gritó Teresa en un estado, más que nervioso, epiléptico.—Pues si tú vas á Francia, yo me voy contigo. ¿Tú emigrado?... Emigradita yo.,

Confuso y aturdido el pobre muchacho,

no supo qué contestar.

"Piensa lo que haces, Teresa,—indicó al

fin por no estar mudo.

-¡Pensar!... ¿Y qué sacamos de pensar, tonto?...· Hagamos lo que nos manda el corazón, que es el amo. Los pensamientos, ¿qué son más que unos pobres criados suyos?... ¡Ay, Santiago, amigo del alma! si tuviera yo tiempo de contarte... sabrías lo desgraciada que soy, y me tendrías lástima... (Llorando con pena honda y sincera), me tendrías mucha lástima... Y si después de saber lo desgraciada que soy, no tuvieras tú ni siquiera lástima de mí, no podría vivir, créelo, no podría vivir.

—Ya me contarás—dijo Santiago, compartiendo con alma piadosa la emoción de su amiga.—Me lo contarás... Ya veremos

dónde.

—Tú sigues á Francia; yo pararé en Zumárraga para tomar el coche de Arechavaleta... No necesito yo esos baños... es él, esdon Simplicio quien ha de tomarlos... Después iremos á San Sebastián... Pero yo puedo disponer que vayamos á otra parte. Nada... me pongo malita, pido aguas de Cambo, barros de Dax, y amenazo con morirme si á Francia no me llevan... Santiago, ¡qué tonta soy poniéndome á llorar... cuando de-

biera estar contentísima! (Secando sus lágrimas.) Tanto como deseaba verte, y ahora... ¿Verdad que ya no seré desgraciada? ¿Verdad que tú...? Pero explícame bien. Vas disfrazado de mozo de la estación... ¿Prestas algún servicio?

—Yo propuse al conductor que me dejase subir á la garita para dar freno; pero no ha querido. Lo único que haré, después de media noche, será cantar: Señores viajeros, al

treeen...

—¡Ay, qué bonito! Ya estaré yo con cuidado para oirte. No dormiré en toda la noche... Haz cuenta que estoy oyéndote, y cántalo por mí, para mí sola...

-Y en Zumárraga volveremos á vernos.

—Antes... En Miranda me has de ver. ¿Qué crees tú? ¿que no sabré yo hacer cualquier diablura para que podamos hablarnos siquiera dos minutos? Allí pararemos bastante tiempo para tomar el desayuno... Accede á llevarme contigo á Francia, y verás qué pronto resuelvo yo la parte que me toca.

—Teresa, juicio... No vas sola... Algún lazo de afecto, de gratitud, ó siquiera de interés, tienes con ese caballero anciano tan

respetable...

Todos los lazos quedan rotos cuando tú quieras, y al anciano estafermo respetable le dejo yo plantado en cualquiera estación, y me voy tan fresca, con mi conciencia bien tranquila... Más te digo: me iré orgullosa y sintiendo en mí la dignidad que ahora no

tengo, porque es digno, Santiago, es honroso para una mujer pasar de cosa vendible
á persona que no se vende, se da... ¿Te
asusta lo que digo? Yo doy mi corazón: lo
doy á la pobreza, al vivir íntimo... No me
digas que no lo comprendes, que no lo estimas, vagabundo mío, bandido mío... Ya
que eres tú de los que piensan mucho estas
cosas para decidirse, piénsalo de aquí á Miranda...

—No sería noble en mí darte una respuesta desdeñosa, Teresa—dijo Ibero, que en su aturdimiento veía ya clara la obligación de ser galante.—Tú mandas, Teresa; yo... obedezco como amigo y como caballero... Pero tengo que decirte, tengo que explicarte...

—Ahora no...—replicó vivamente Teresa, que atisbaba por la ventanilla.—Patricia, que está de guardia, me avisa que ya... Sal por la otra portezuela. Hasta Miranda."

Despidiéronse con apretones de manos y con un ligero estrujón, que fué como bosquejo de un abrazo. De las tres herramientas que Ibero llevaba, y que naturalmente no había usado, Teresa le quitó una, la llave inglesa, diciéndole: "Esta te la dejas olvidada. Vienes por ella después de amanecer y antes de llegar á Miranda. Fíjate bien... Adiós, locura mía... adiós..."

De regreso al furgón, Ibero encontró á su jefe comiendo tranquilamente con los acomodos más primitivos: por mesa, un baúl; por mantel, un periódico... Ternera, merlu-

za, botella de vino. "Siéntate donde puedas, chico—le dijo el gran Polop, —y participa, que no se vive sólo de amor... ¿Con que tenemos enredito con señoras de la grandeza en la berlina?... Bien, bien. Dichoso tú, que estás en edad de merecer. Yo, aunque me esté mal el decirlo, también tuve mis veinte... y no me faltó una conquista de esas que recuerda uno toda la vida... Mil enhorabuenas... Bebamos ahora por la Libertad, porque sin libertad no hay conquistas, ni amor... Lo que yo digo: España para los españoles... y vivan las mujeres bonitas.,

Con estas agradables expansiones, se les fué la prima noche. No tardó Ibero en tra-bar amistad con los demás sirvientes del Express, y pasada Medina, hizo ejercicios de gimnasia, recorriendo de un extremo á otro el tren en marcha, los pies en el largo estribo y las manos en los asideros de los coches. En la cantina de Valladolid conoció á un maquinista francés que le ofreció hospedaje barato en Bayona, y en la fonda de Venta de Baños le convidó á café un revisor, que resultó protegido del Marqués de Beramendi, á quien debía su destino. Iba, pues, el muchacho contentísimo, y no tenía poca parte en su gozo la singular aventura Teresiana, que consideraba como un fugaz triunfo juvenil sin consecuencias graves en su vida ulterior. Y más interesado en aquel enredo con su imaginación que con otras partes del alma, después de media noche actuó de trovador, cantándole á su dama,

al pie de la berlina, ya que no de la torre, la endecha quejumbrosa de Señores viajeros, al treeen... En ello ponía un sentimiento dulce y toda su voz potente y bien timbrada, que se había fortalecido cantando en los sublimes conciertos del viento y la mar.

Teresa en tanto, despabilada por el ardimiento cerebral y afectivo en que la puso el hallazgo de Ibero, no hacía más que mirar al cielo estrellado, y esperar de una estación á otra la cantinela del amante trovador, en quien cifraba la ventura de una nueva vida, más soñada que real. Y cuando en el paso por la Bureba, la claridad del nuevo día despuntó sobre las cumbres pedregosas, iluminando pálidamente lo distante y lo próximo, la pecadora sacó de su cabás un lapicito y papel, ansiosa de fijar con vaga escritura sus arrebatados sentimientos. Se sentía en soledad plácida, porque el Marqués y Patricia dormían profundamente. Ved lo que escribía en cláusulas sueltas, en truncados rengloncitos, á los que sólo faltaba el ritmo para ser versos:

"¡Qué bien ha cantado mi ladroncito bonito!... ¿A qué no me adivinas lo que estoy pensando? Pienso que eres mi niño, un niño que vo he criado... Pillastre, déjame que te dé azotes y que te bese los ojos... ¿Sabes una cosa? Que á mi parecer estoy loca perdida. Loca era yo, loca triste, y ahora soy loca alegre, porque Dios me ha dejado encontrar al loquero de mi alma... No te escapas ahora: ven á tu cárcel, ven á mi corazón, donde nos cargaremos de cadenas amorosas. Yo seré tu carcelera, tú mi esclavitud... Ya es de día: canta, canta otra vez, y vuelve á pasar por debajo de este vidrio para que yo te vea... Aciértame ahora lo que pienso... Pues la luz del día me ha despejado la cabeza; ya veo claro que tienes razón cuando me recomiendas prudencia y juicio. No me robes con escándalo, ni con escándalo me iré yo contigo... Tú sigues á Francia, yo á donde me lleva este cataplasma... Espérame en Bayona. ¿Dónde te escribo? ¿A la lista del Correo? Pero si vas emigrado y perseguido, tendrás que cambiar de nombre. ¡Ay, Virgen del Carmen, qué contrariedad!... Bandolero mío, por todo el Universo, y por la salvación de todos los espíritus vagantes en los aires, dime dónde y con qué nombre te escribo... dímelo en Miranda... Bajaremos á la fonda. De algún modo te facilitaré yo que puedas hablarme... San Antonio bendito, ¿qué inventaré?"

En Pancorbo visitó Ibero discretamente la berlina para recoger la herramienta olvidada. Al ruido de la portezuela y á la bocanada de aire fresco, remusgó el Marqués desembozándose de la manta de viaje. Pero esto no fué obstáculo para que Teresa diese á Santiago, con la llave inglesa, el papelito que escrito había. En la soledad del furgón leyó el joven aventurero lo que le decía su ferviente señora. Las delirantes expresiones trazadas por el lápiz eran signo cierto de la

extremada exaltación del ánimo de Teresa. Y quedó además el pobre chico en gran perplejidad por no saber qué señas darle de su residencia en Bayona, donde tenía que vivir con nombre supuesto. De estas dudas le sacó el bueno de Polop, con quien consultó el caso, recomendándole un hospedaje barato y seguro, donde podría confiar sin ningún peligro su verdadero nombre á la patrona más española, más liberal y discreta que en aquella fronteriza ciudad existía. Ya en la estación de Miranda, apuntó Ibero en un papel: La Guipuzcoane. Rue des Basques, y satisfecho de llevar á Teresa una solución lisonjera, entró en la fonda, donde los viajeros, extenuados por la mala noche, la emprendían con los tazones de leche caliente y de café recalentado. Imposible ponerse al habla con Teresa, porque á su lado estaba el que ella en su libre y nervioso estilo había Îlamado cataplasma. Pero en sus ojos puso la enamorada mujer, mirándole de lejos, tal fuerza de expresión, que Ibero se dió por informado del pensamiento de ella. Comprendió que Patricia le esperaba en la berlina. Allá fué... No se había equivocado. Recogido el papelejo por la muchacha, ésta le dijo: "Mi señorita quiere que en la estación de Zumárraga se coloque usted donde ella le vea bien... vamos, que se ponga en el furgón de cola y nos eche muchos adioses... á mí no, á mi señorita, que está dislocada por usted...,

Y era verdad que Teresa padecía en grado

máximo la dolencia de amor, para la cual no hay otra medicina que el amor mismo. A la salida de Miranda no faltó el flecheo de noviazgo entre furgón y berlina, y Santiago se dió el gusto de recorrer todo el tren por el estribo, que era como medir la calle haciendo el oso, y una vez y otra pasó rozando con la ventanilla tras de la cual pe-naba la dama cautiva... Y en Zumárraga infringieron tan descaradamente los novios ó amantes las reglas del disimulo, que su muda despedida patética, con adioses mímicos á distancia, fué notada y reída por algunos viajeros y empleados del tren; que estas tonterías de amor siempre causan regocijo á los que ya no las gozan, ó á los que las quisieran para sí... No se sabe cómo se las arregló la muy pícara para escribir en un margen de periódico las tiernísimas notas de la despedida. Ello fué hacia Vitoria, aprovechando una dormidita del cansado viejo. Patricia entregó la apuntación, que así decía, en Zumárraga, donde hubo tiempo para todo por la mucha descarga de baúles, y corriendo hacia Ormáiztegui leyó el galán estos frenéticos renglones: "Salvaje mío, me conozco y no tendré paciencia, ni prudencia, ni juicio... El mejor juicio es la locura... Yo pierdo el tino... me precipitaré, me perderé pronto. Benditos sean estos carriles que me llevarán á donde brillan tus ojos... Permita Dios que estos hierros se vuelvan oro... Tus ojos son el sol... y yo la luna de tus ojos... No me esperarás muchos

días... Quien ha esperado una vida entera, no se detiene por una hora... Ya no estoy en mí... Prontísimo estará en tí tu... Te-

resa...

Camino de la frontera iba Santiago ente-ramente poseído de las inquietudes y men-tales goces de aquella sin igual aventura. Si por una parte se sentía contagiado del amoroso desvarío de Teresa, y vencido de su hermosura y tentadores hechizos, por otra temía la interposición de aquel suceso en el camino del ideal á que consagraba su evistoncia. Ciento que no hebía de extremen existencia. Cierto que no había de extremar su devoción al ideal hasta el punto en que la llevara don Quijote, sacrificando todo co-mercio de amor al respeto y fidelidad de la siempre lejana y apenas vista Dulcinea; pero tampoco debía entretenerse demasiado en el oasis que el azar le presentaba en su camino, porque corría el riesgo de no poder salir de él cuando compromisos y fines más altos se lo ordenasen...

Reflexionando en ello, vino á tranquilizarse con esta idea: "Bien haré en tomar el recreo del alma y de los sentidos que ahora me depara la suerte. Teresa inspira ternu-ra, lástima; es hermosa y amante; es débil, es desgraciada; venga, venga pronto, y su soledad y la mía se consolarán una con otra. No veo ningún peligro para el porvenir, porque ello ha de ser breve. Estas mujeres tan corridas aman con arrebato, pero varían como las veletas... No pueden vivir sin lujo... Bien sabe Teresa que soy pobre,

que de mis padres poco puedo esperar por ahora... Ya veo á mi conquista dando media vuelta en busca de la nueva ilusión...,

Entretenido con estos pensamientos, que llegaron á cautivarle más que los de la política, pasó la frontera sin tropiezo alguno, y poco después dió con su cuerpo en la hospitalaria Bayona, que era para muchos como una penetración de España dentro del suelo francés... y para que todo fuera buena suerte en aquel viaje, apenas puso Ibero el pie en la estación, le salió un amigo...

## IX

El amigo era *Isidro el Pollero*, así nombrado en Madrid entre los conspiradores y revolucionarios de armas tomar. Conocióle Ibero en casa de Chaves haciendo la lista para la distribución de armas; se habían batido juntos en la barricada de la calle de la Luna. Iba á la estación Isidro á encontrar á Chaves, creyendo que en aquel tren llegaba. Díjole Santiago que no le había visto en el tren; en Madrid sí, días antes. Quizás vendría en el *Correo*, si había logrado proporcionarse el viaje en condiciones de seguridad, lo que cada día era más difícil. Apenas salieron Isidro y Santiago de la estación, encontraron á otro emigrado, sartación, encontraron á otro emigrado, sar

gento de artillería, y en el paso por Saint-Esprit á otros dos, uno de ellos sargento del Príncipe. En el puente y en las calles de la vieja ciudad fueron tropezando con españoles que dirigían al *Pollero* un saludo triste. Con algunos hablaron brevemente: en los vagos coloquios, las añoranzas de la patria distante iban á parar por natural desviación lógica á los rosados ensueños de

la ojalatería.

Hablaron de alojamiento; pero Santiago no aceptó el que el Pollero le ofrecía, porque ya venía encaminado á determinada casa por un amigo del tren. "Sí-dijo Isidro; -calle de los Bascos. Esa es la Peque*na Guipuzcoana;* hay otra, la *Grande*, que aloja señores y damas de alto copete... Ven, v te enseñaré la casa. Tu patrona es una que llaman Juana Goiri, que habla un endiablado pisto, francés y español revueltos con vascuence. Pero es buena mujer: en su casa verás algunos emigrados y muchos con-¿ubandistas., Poco después de oir estas referencias, quedó Ibero instalado. Su cuarto era humilde, la casa ruidosa, la comida ordinaria, atropellado el servicio, la patrona bigotuda, varonil, bondadosa, y de un léxico fantástico. Dos días necesitó Ibero para llegar á entenderla y á comunicarle el artificio de su falso nombre, Carlos de Castro, dándole á conocer el verdadero... porque recibiría cartas reservadas de una señora, cartas también de su familia.

La primera diligencia de Santiago fué

escribir á su padre, exponiéndole su triste situación y pidiéndole algunos dineros para... reblandecer el duro pan del destierro. Cumplido este deber, ó llámese necesidad, puso toda su mente en aquel honesto ideal amoroso que era norte y luminar de su vida. No atreviéndose á ir á San Juan de Luz por temor á la policía francesa, trató de adquirir por sus compañeros de hospedaje alguna noticia del bárbaro Galán y de la bella Saloma. Ninguna luz obtuvo de las primeras investigaciones; mas al cabo de dos días un guipuzcoano apodado Chori, que iba y venía casi diariamente llevando géneros á la frontera, le aseguró que el fiero coronel, con su hija y una monja francesa, se habían ido á Pau y de allí á Olorón. Entendía el tal Chori que Galán no estaba emigrado, ó que se había puesto á las órdenes del Comandante general de Jaca, para vigilar á los españoles que conspiraban en la frontera. Con esto, vió Santiago alejada, desleída en opacas brumas su más cara ilusión, y se desalentó enormemente. La vida se le desorganizaba; el Destino le entorpecía con enormes piedras la derecha vía, allanándole los senderos tortuosos conducentes á lo des. conocido. En tal estado de ánimo, la imagen de Teresa asaltó su mente con ímpetu, posesionándose de ella como sitiador que penetra en una plaza de la cual huyen sus defensores.

Por cierto que le sorprendía la tardanza en recibir el anunciado aviso de la bella pecadora. Tantas prisas en el tren, y tanto allá voy, allá iré, y luego nada. ¡Señor! ¿habría cambiado de cuadrante, y sus locas pasiones, movidas del viento, miraban á otro punto? ¡Oh inconstancia de la mujer! ¿Quién fía en el vuelo de estas destornilladas avecillas? Y como la privación, ó el incumplimiento de las promesas femeninas, aviva el deseo, el pobre Iberito no pensaba más que en Teresa, y en contar las lentas horas de su tardanza... Triste era su vida, al octavo día de residir en Bayona. Por distraerse, trató de poner interés en la política, y pasaba algunos ratos en el café Farnier, lugar de cita y del gran mosconeo de los emigrados, que siempre zumbaban la misma cantinela.

En Farnier tuvo Ibero el gusto de encontrar una noche al gran Chaves, recién llegado: era siempre el conspirador temerario, incansable, dispuesto á sacrificar su vida cien veces por la bella y fantástica Libertad. Díjole que en Madrid imperaba la furiosa reacción, y que España sería pronto un presidio, no suelto, sino atado, si no se levantaban hasta las piedras contra tan asquerosa tiranía; mostró y repartió papeles clandestinos que había traído, injuriosos versos, aleluyas indecentes, caricaturas en que aparecíán las personas Reales en infernal zarabanda con monjas y obispos... Como le dijese Santiago que no había podido entregar las tres cartas que trajo, por haberse ausentado don Salvador Damato y don Jesús Cla-

vería, y no conocer la residencia del Marqués de Albaida, encargóse Chaves de aquella comisión, añadiendo: "Sé dónde vive el Marqués; Clavería y Damato están en París: pronto volverán. Dame las cartas que te dió don Manolo Tarfe por encargo de Muñiz, y yo respondo de que llegarán á su destino; que para estas cosas, cuando tú vas, pobre chico, yo estoy de vuelta., Hablaron luego del fusilamiento de los infelices oficiales Mas y Ventura en Barcelona, señal eviden. te de la ferocidad reaccionaria. Al comentar el trágico suceso, los emigrados se despojaban de toda sensibilidad, y antes que compadecer á las víctimas celebraban su sacrificio, porque el riego de sangre, según ellos, fecundaba el surco de la Libertad. ¡Vícti· mas, víctimas, que de ellas tomaba la Revo. lución su coraje!

Siempre que Ibero entraba en su casa, hacía la invariable pregunta: "¿hay carta?," y la patrona cuadrada y bigotuda respondía en su jerga trilingüe: "Cartaric no haber

pour toi.,

Pero un día, el décimo de Bayona según la cuenta de Clío Familiar, la guipuzcoana respondió afirmativamente. Había llegado carta con doble sobre. ¡Oh alegría del mundo! ¡Por fin Teresa...! Su carta era brevísima: "Salvaje mío, ladrón de mi existencia: no he ido á tí, porque este pobre don Simplicio se ha puesto muy malo. Imposible dejarle en esta situación... Ayer le han sacramentado... Espérame siempre... ¿Cuán-

do? No lo sabe tu alma en pena. Sólo sabe

que pena por tí.,

Calmaronse con esto las tristezas de Santiago; pero como luego transcurriesen más días sin traerle carta ni la persona de la exaltada mujer, volvió á caer en sus murrias, que aplacaba ó adormecía con largos paseos por las Alamedas marinas en las risueñas orillas del Adour. Una tarde, cuando de regreso entraba en la Plaza de la Comedia, vió á Chaves que hacia él venía gozoso, restregándose las manos. "Grandes novedades, Iberillo. ¡Venga un abrazo! ¿No sabes?... En Ostende se han reunido las cabezas de la Revolución, los progresistas y demócratas condenados á muerte en garrote vil por el Gobierno de la Camarilla... Pues han acordado tirar patas arriba todo lo existente, y convocar Cortes Constituyentes para que decidan lo que ha de venir después... El único voto en contra fué el de don Juan Contreras, que dijo: "en ningún caso admitiré rey extranjero., Se nombró un triunvirato que dirija los trabajos, Prim, Aguirre, Becerra, y se hace un llamamiento á los ricos del partido para que aflojen la mosca y podamos ir formando el tesoro de la Revolución. La cuota es diez mil reales: esa cantidad se le pide á todo progresista, á todo demócrata que la tenga y quiera darla... Esto no va conmigo, pues por la Libertad he perdido cuanto tenía, y sólo puedo dar mi sangre. Tú, niño de casa noble y rica, escríbele á tu padre que apronte los diez mil...,

Rehusó Ibero acompañarle al café, y se fué á su casa, pues habían pasado muchas horas sin hacer la consabida pregunta: ¿hay carta? Resultó que aquella tarde la hubo; mas no era de Teresa, sino de don Santiago Ibero, y en ella el enojado padre, anunciándole el envío de veinticinco duros, se los amargaba de antemano echándole una brava peluca por haber intervenido en la brutal tragedia del 22 de Junio. Con el sermón paterno y la parvedad del dinero que se le ofrecía, abatióse el ánimo de Santiago, y llegó á lo más intenso el amargor de sus melancolías. Notaba en sí un fenómeno extraño, una disminución considerable, ya que no total pérdida, de su voluntad. El efecto de esto en su espíritu era como el que se produciría en un cuerpo que se quedara exangüe. Y al par que notaba el vacío de su sér, Iloraba la voluntad fugitiva, esforzándose en atraparla y en meterla de nuevo en sí. Echaba de menos el mar, donde adquirido había tanta fortaleza moral y física; al capitán Lagier, su maestro en la acción; á Prim, que le daba la norma de los grandes hechos; á los amigos fuertes y tozudos, como Clavería y Moriones, y por fin, hasta la ima-gen de Vicentito Halconero traía como fortificante á su pensamiento, porque también el cojito amigo era un nervio de vida, por su saber primoroso y aquel entusiasmo angelical.

La noche fué dura, insana. Ahogábase en el mezquino aposento; escotero se lanzó fue-

ra de la casa y de la ciudad, y en las Alamedas marinas explayó su alma hasta el amanecer. La contemplación de los astros le llevó al recuerdo de los espíritus que en otro tiempo habían sido sus amigos y consejeros, y antes que los evocara fué por ellos visitado. En sus oídos susurraron, en su mente repercutieron, sugiriendo pensamientos extraños, de un sentido, más que exótico, ultramundial. Fatigado de andar á la ventura, se sentó al arrimo de un muro, defensa ó pretil del Adour sereno. La noche era calmosa, perfumada, mística. El viento Sur ardiente y espeso, ondeando con rachas locas, traía efluvios de España, ecos y vislumbres de seres ó de cosas de allá... traía visión de catedrales, de ojos negros y manos blancas, olor de cabellos perfumados, sonrisas, naranjas, cantar de grillos, aroma de claveles, y el dulce silabear del habla castellana... Pasado un rato no corto en un estado entre la somnolencia y la alucinación, Ibero entró plenamente en ésta. Los espíritus enemigos se alejaban y los amigos venían á su lado: no tenían rostro y sonreían; no tenían voz y hablaban. El paso de ellos por el corazón de Santiago pesaba enormemente, cortándole la respiración. Pesaba también en su cerebro, donde todos ponían el nombre de Teresa, sin sonido, sin letras; un nombre no representado por ninguno de los signos propios del mundo físico. Los espíritus lo introducían en el cráneo de Ibero, el cual era como una urna que nunca se llenaba de nombres de Teresa, por muchos millones de éstos que en aquella cavidad entraran.

Apuntaba ya el claro día cuando Santiago se puso en pie. Dió algunos pasos inseguros hacia el puente Mayou. Un espíritu apegado á la persona del joven vagabundo suspiró al lado de éste. Ibero le dijo: "Mi fuerza no he perdido... mi fuerza me habéis devuelto., Y el espíritu sin rostro y sin voz afirmó. Detúvose Ibero y dijo: "Esa mujer, esa Te-resa...; siempre Teresa!... se me ha metido en el alma y no puedo echarla. Mientras más tarda en venir á mi lado, más honda la siento dentro de mí. ¿Por qué es esto?, El espíritu, que no tenía hombros, expresó con un movimiento inequívoco su incompetencia para contestar à tal pregunta. Era un enigma, tal vez un misterio que los seres incorpóreos no podían penetrar... Atormen. tado por sus dudas, Ibero interrogó de nuevo al buen espíritu, el cual, aunque no tenía dedos ni labios, impuso silencio... Entendió Santiago la indirecta, y no preguntó más.

Otras noches y días pasó en estos singulares éxtasis, hasta que una tarde, paseándose en el claustro de la catedral, sintió de improviso grande inquietud y deseos tan vivos de ir á su casa, que al instante hubo de satisfacerlos. Indudablemente había carta. Llegó... interrogó... Carta no había; pero sí una señora que acababa de llegar de la estación y que en el humilde cuartito le esperaba... "¡Teresa!... ¡Ladrón!... ¡Al fin!...

¿Has rabiado un poquito?... ¡Qué hermosa estás!, No fué corto el espacio concedido á las naturales ternezas y alegrías, y ya sosegados, explicó Teresa los motivos de su tardanza. Al primer baño cayó enfermo el pobre don Simplicio. Era la descomposición general de una vieja máquina, un agotamiento súbito de todo el sér... Al primer acceso quedó medio perlático; al segundo, no tuvo ya palabra más que para pedir los Sacramentos. Había pecado mucho, y quería poner en orden las cuentas del alma... No podía ella abandonarle en tal desventura. Era ante todo cristiana, y sabía lo que es humanidad, caridad. Aunque á los siete días del primer arrechucho mejoró el consumido señor, recobrando la palabra y pudiendo valerse de sus remos, se avisó á la familia. Su sobrina, la de Yébenes, telegrafió desde San Sebastián que no iría mientras estuviera en Arechavaleta esa mujer... Esa mujer aguardo la llegada del Marqués de Itálica, sobrino del enfermo, y persona corriente y razonable, que se hacía cargo de las cosas. Por fin, halló Teresa la ocasión de hacer entrega del enfermo y de los objetos de su pertenencia, y sin más despedidas ni requilorios, jaire! un cochecito y á Zumárraga. Allí expidió á Patricia para Madrid y ella se vino á Bayona, donde se juntaba con su salvaje, realizando el más ardiente anhelo de su vida. Y pues él y ella eran felices, no se hablara más de lo pasado, sino de lo presente y un poquito del porvenir. Ni corta ni perezosa, aquella misma noche alquiló Teresa un carruaje para irse á Cambo con su ladrón, al día siguiente tempranito. Anochecieron en santa paz, inquieta y amorosa... y amanecieron en paz más inefable, con sosiego, adoración mutua y anhelo de cantar un himno al sol, al verde de los campos, al azul del cielo y á la soberana libertad. Ya les esperaba el coche en la puerta, ya se disponían á partir, cuando los dos, asaltados de un mismo pensamiento, acordaron hacer balance y arqueo de sus recursos. "Seamos prácticos—dijo Teresa.—¿Cuánto dinero tienes?

—Tengo los quinientos reales de mi padre—replicó Santiago. —Los otros quinientos que *de ocultis* me mandó mi madre, los gasté en comprarme ropa interior, y este

trajecito.

Pues yo—dijo Teresa, que, sentada con su saquito en la falda, contaba su dinero,—tengo tres mil novecientos reales... casi cuatro mil... Con lo tuyo y lo mío juntos, somos riquísimos. Además, mis alhajas, que llevo aquí, valen algo. Las fundiremos cuando no haya otra cosa. Seremos económicos; ¿verdad, pirata mío, que seremos económicos y arregladitos? Pues con arreglo, podremos vivir largo tiempo en un pueblecito bonito y retirado... Reúne tú todo el dinero y guárdalo, que al marido le corresponde administrar los bienes matrimoniales. Vámonos, huyamos... ocultémonos donde no tengamos más compañía que nuestra felicidad.,

Entraron en el coche, y rebosando de gozo, admirados de cuanto veían, llegaron á Cambo, donde comieron... Mas con ser aquél un lindo y ameno lugar, no les pareció bastante escondido, y en el mismo coche siguieron risueños, gorjeando, hasta una aldeíta llamada *Itsatsou*... Allí se posaron; allí eligieron una rama para su nido los pobres pájaros emigrantes. En aquella espesura nemorosa, no lejos del *Paso de Roldán* (Roncesvalles), les deja el discreto historiador.

## X

Triste y tediosa fué para Vicente Halconero la temporada de San Sebastián. ¿Qué hacía el amigo Ibero, qué le pasaba, á dónde había ido á parar? ¿Por qué no cumplía su promesa de visitarle? Gran desconsuelo era para el cojito verse privado de aquella dulce amistad, tan instructiva como amena, de aquellas pláticas en que la Historia libresca y la Historia vivida sabrosamente contendían. Cansado de esperarle, le había escrito innumerables cartas, dirigidas á diferentes puntos: Bayona, San Juan de Luz, Samaniego, sin que ninguna tuviese respuesta.

Distraía Vicente su soledad con los espectáculos de las bravas rompientes de la mar ó con el trajín de las naves en el puerto... Paseaba por los caminos de Hernani ó Pasajes, y concedía poco tiempo á la lectura. Viéndole tan lastimado de la ausencia del amigo, su madre le llevó á Bayona un día, avanzado ya Septiembre: recorrieron todas las fondas, Providencia, Vizcaína y Guipuzcoana, los hoteles de lujo; hablaron con varios emigrados, y ninguno dió razón del misterioso aventurero. Sin duda los que pudieran informar del sujeto ó de su rastro, le conocían por otro nombre. "Hijo mío—decía Lucila de regreso á España:—ó tu amigo es un ingrato que no se acuerda de nosotros, ó se ha muerto, ó á su lado le tiene, en París ó Londres, el propio don Juan Prim. Esto

creo yo lo más probable.,

Esperando la formación del tren español en Irún, vieron á Tarfe, que en el andén se paseaba con el Marqués de Beramendi. Fué Tarfe á saludar á Lucila: la trataba desde el tiempo de Halconero, y con el segundo marido tenía la amistad y buenas relaciones de propietarios colindantes. Cuando volvió Manolo junto á Beramendi, éste le dijo: "Siempre es hermosa y lo será hasta que se muera de vieja... Su cara es para mí la más perfecta obra de Fidias. La ví por primera vez en el castillo de Atienza hace la friolera de diez y ocho años. Entonces era Lucila una criatura mitológica... Me enamoré de ella, y padecí la efusión estética, un mal terrible, Manolo; un mal que consiste en adorar lo que suponemos privado de existencia real; un mal que es amor y miedo... Fíjate,

observa con disimulo... Me ha visto, y cómo sabe que por ella perdí los cinco sentidos, y seis que tuviera... lo sabe por Confusio... está muy satisfecha de que yo la vea y la mire. Es hoy una buena señora del estado llano, sedentaria, honesta y de holgada po-sición; lleva ya dos maridos; ha tenido no sé cuántos hijos... y con todo, aún se recrea secretamente con la admiración de los hombres, y más aún de aquéllos que fueron sus enamorados... Yo, por mi parte, nunca la veo con indiferencia... Siempre es Lucila, siempre hay en ella algo de celtíbero, de aborigen, de raza madre prehistórica, en-gendrada por los dioses... ¿Ves? fíjate: ya se dirige al tren... Delante va el hijo cojito... Mira qué andar grave el de ella; qué ádmi. rable compostura de rostro y cuerpo; qué gesto noble para tomar la mano de su hijo, que ya está en el coche para ayudarla á subir. Repara con qué arte se pone en la ventanilla, cómo mira hacia acá sin mirarnos y cómo finge que no sabe que la estamos mirando. Su afectación es tan noble, que imita perfectamente á la naturalidad... Bien sabe ella cuáles son las posiciones de su cabeza y busto, que resultan más bonitas miradas desde aquí... Ya se retira de la ventanilla... Ya arranca el tren... Adiós, Lucila, vieja ilusión, mitología arcáica y madura. Que la vulgaridad en que vives te corone de felicidad, te engorde, y te conserve tu españolismo neto.,

Pocos días más estuvieron Cordero y su

familia en San Sebastián. Ya Madrid les llamaba, y más que Madrid, el campo con las gratas faenas otoñales. Los preparativos de la vendimia comenzarían pronto. Vendimiaban en Aldea del Fresno, en Méntrida y en Torre de Esteban Ambrán... Hijos y padres gozaban en la fiesta del vino, y Lucila en aquellos días singularmente amaba el campo, por el campo mismo y por vivir junto á su padre, el viejo Ansúrez, ya cargado de años, pero conservando su vigorosa salud, despejo y gallardía. El patriarca celtíbero prolongaba en un descuidado bienestar su senectud venerable. Gorare centem tar su senectud venerable. Gozoso contemplaba la grandeza y prosperidad de Lucila, y á los hijos varones desparramados por el mundo veía ó consideraba bien apañados y boyantes, cada cual según su oficio y aficiones: el pequeño, un gran músico; Leoncio, hábil armero; Gil, bandido generoso; Gonzalo, moro pudiente; Diego, marino de Rey, y por fin, de Jerónimo, el mayor, huído de la familia antes del éxodo de ésta, supo que había sido contrabandista, luego pastor, y por último fraile, hallándose á la sazón de misionero en tierras de infieles. Con tantas satisfacciones, y la salubridad activa del trabajo campestre, el hombre, como buen padre bíblico, iba camino de los cien años, y tal vez un poquito más allá.

También Beramendi y Tarfe abandonaron pronto los ocios de Guipúzcoa para tornar juntos á Madrid, donde tenían su vendimia, que era el chismorreo político, la reunión

de Cortes, y la fiebre de conjeturas que en aquella revuelta edad embargaba la mente de todos los españoles. Atestado venía el tren, pues va empezaba el desfile hacia cuarteles de invierno. Pasada la estación de Miranda, Beramendi dejó á su mujer y su hijo en el reservado que traía, y se fué á charlar con el Marqués de Perales, que ocupaba con su familia un coche cercano. Hablaron de la cosa pública, que á juicio del Marqués iba por un desfiladero tenebroso... Nadie podía decir de qué lado nos caeríamos. Narváez, debilitado por la edad, no era va el gobernante de otros días, y se dejaba llevar de la mano por González Bravo. Teníamos, pues, de Jefe de Gobierno á un hombre de corta vista que tomaba de lazarillo á un ciego. Otras cosas dijo que demostraban su atinado conocimiento de la situación política. Pertenecía Perales, como Cortina y Cantero, al grupo de los progresistas templados, que tal vez por su apartamiento de la acción demasiado viva, constituían la mayor fuerza del partido; era un prócer de notoria ilustración, un hombre recto, sencillo, gran agricultor y el primer ganadero del Reino.

Beramendi le acompañó hasta más acá de Burgos, y ávido de conversación variada, se pasó al coche inmediato en que venían Tarfe y dos caballeros franceses, uno de ellos consejero del *Crédito Mobiliario*, otro ligado con la famosa casa de banca israelita Baüer y Weissweiller... No encontró Beramendi

en aquel departamento la charla frívola y amena que requería, pues los franceses hablaban sin ningún comedimiento de la Reina, de la Corte y del Gobierno español, amontonando sobre las faltas efectivas las imaginarias ó por lo menos dudosas, arma envenenada de la malicia. Algo de lo que dijeron aquellos señores no se podía oir con calma, aun reconociendo su veracidad. Los rostros españoles se ruborizaban ovendo tales cosas. Por delicadeza, por quijotismo patriótico, sintióse Beramendi movido á la protesta airada, á la negación grosera... Tarfe le contuvo, diciéndole: "En el extranjero la opinión es tal, que los españoles sufrimos á cada instante los mayores sonrojos. Es fuerte cosa aguantar esto. Podemos sufrir con paciencia nuestra inferioridad mercantil, política, internacional; pero al desprecio del mundo no debiéramos resignarnos., Callaron los españoles; los franceses arreciaron en su amarga crítica y en sus burlas, hasta que, sintiéndose molesto y sin ánimo para contradecirles, Beramendi aprovechó una parada para despedirse y volver á su departamento.

Sobre Castilla y sus campos trasquilados y amarillos había caído la noche. El viajero halló á María Ignacia soñolienta y á los hijos dormidos. Les dejó en su descanso, y arrimado á la ventanilla, de donde veía el despejado cielo, y la tierra que imitaba la llanura de un mar espeso, se entregó á la vaga meditación. En su inmensidad yacente, tam-

bién la vieja Castilla dormía, descuidada de los graves afanes de la cosa pública, quizás ignorante de ellos ó despreciándolos por atender más intensamente á los afanes de la vida menuda y campestre. Echaba de menos el prócer á su amigo Confusio para filosofar juntos sobre aquella indiferencia de la tierra madre, sobre aquel símbolo del olvido histórico... Corría el tren por el país de los Comuneros, ahora sin aliento para la rebeldía, productor de trigo y paja más que de hombres duros así en la guerra como en la política. Por lo común, todos los gobernantes nos venían hoy de Andalucía, el país del gorjeo retórico y de los parlamentarios, que eran como ruiseñores de la administración.

Pensando así, se amodorró Beramendi, y empalmando sueñecicos, llegó hasta muy cerca de Madrid, cuya proximidad hubo de reconocer por los morados plantíos de lombarda. En la estación, la servidumbre de Beramendi esperaba á los señores, y tras la servidumbre, tímido y casi invisible, el escuálido Confusio... Una palabra grata tuvo para todos el buen Marqués, y á Confusio singularmente distinguió preguntándole por sus trabajos. "Ya tengo en planta—dijo éste—el Quinto Libro de la Historia, y ahora estoy escribiendo la Introducción ó Discurso preliminar que quiero leer á usted."

Diariamente iba repatriando el ferrocarril del Norte á los madrileños que habían salido á tomar aguas, aires, ó á darse tono. Aun los que veraneaban por vanidad eran inconscientes auxiliares de la higiene y de la cultura, contribuyendo á la meteorización física y mental de una parte de la raza. A su regreso, Madrid les ofrecía su amenidad otoñal, favorecida del temple benigno; se animaban cafés, teatros y tertulias; la política iba entrando en calor y divirtiendo á la gente con sus altercados bulliciosos. Pero iban las cosas tan mal, que no terminó el año sin que anduvieran à la greña los dos mellizos, que eran dos personas distintas y un solo sistema verdadero, y se llaman Poder legislativo y Poder ejecutivo. El Parlamento gritó: me abro, y el Gobierno: te cierro, y en estas disputas, saltaron los dos Presidentes, Ríos Rosas del Congreso, Serrano del Senado, con sendas protestas que firmaron diputados y senadores... ¿Protesta dijiste? Ni el Gobierno ni la Reina enten. dían este modo de señalar, y los protestantes fueron desterrados. Y que volvieran por otra... Mientras esto pasaba, la prensa era una muda que ya no hablaba ni por señas... Se prohibía la palabra escrita, y aun la intención apenas suspirada. Así, era una delicia ver el sinnúmero de papeles clandestinos, opúsculos escandalosos, caricaturas, aleluyas, versos cáusticos que de obscuras oficinas tipográficas salían pitando y picando como enjambre de cínifes venenosos.

Una noche de comida íntima en casa de la Belvis de la Jara, cogió Beramendi á solas á su amigo Narváez, y valido de la benevolencia que el General en toda ocasión le

mostraba, se permitió exponerle una opinión severa y leal sobre la marcha de las cosas públicas; y don Ramón, exasperado, sin dejarle concluir, le dió esta iracunda respuesta: "Cállate, Pepito, y no me sulfures... ¿Crees que no me hago cargo...? Todo eso me lo he dicho yo mil veces, y yo mismo me he contestado: "Verdad, verdad... pero no puede ser, no podemos hacer más que lo que hacemos..., Viene sobre mí una presión horrorosa, un peso que aplasta... Cierto que puedo sacudirme, tirar los trastos, decir: "Ahí queda eso, Señora; nombre usted un Ministerio de palaciegos y curas..., ¿Pero no ves, tontaina, que eso sería el cataclismo, y yo no quiero echar sobre mí la responsabilidad del cataclismo?... Dices: ¡Reacción! ¡Pero si no concedo más que una mínima parte de lo que me piden! ¡Si no ceso de echar freno, freno! ¡Y aun así, carape...! En fin, Pepe, déjame en paz... Yo me encuentro con la Revolución enfrente y con la Reacción detrás... Tú ves la Revolución que grita y manotea; no ves la otra fiera que tengo á retaguardia y que á la calladita quiere deslomarme... Me gustaría verte en esta brega, toreando dos cornúpetos á la vez. Es muy divertido, como hay Dios. Apenas acabas tu faena defendiéndote de las astas del uno. tienes que volverte para zafarte de los pito. nes del otro... Es tremendo... sé que esto me quitará la vida.,

## XI

"Ven, Confusio amigo, escultor de pueblos—dijo Beramendi un día;—ahora que estamos solos, siéntate, saca tus papeles y léeme tu Introducción al Quinto Libro,

ilustrada con apéndices y notas...,

Leyó Juanito con entonada voz y variados matices, y oíale su Mecenas sin gran fijeza de atención, pues si en algunos trozos no perdía sílaba de la ya elevada, ya descompuesta prosa del historiador, en otros se distraía, solicitado quizás de sus propios pensamientos tristes, y acababa por desvanecerse en un estado parecido á la somnolencia. Llegó, no obstante, en el curso de la lectura, un pasaje que interesó al prócer más que lo anterior; encadenó su oído á la voz de Confusio, y gustando mucho de aquel fragmento, le mandó que lo repitiera para conocerlo mejor y desentrañar su sentido. Confusio releyó:

"Él Ejército fué en aquel borrascoso reinado brazo inconsciente de la Soberanía Nacional. Cuando los pueblos no logran su bienestar por la virtud de las leyes, intentan obtenerlo por las sacudidas de su instinto. Lo explicaré mejor parabólicamente. La libertad es el aire que vivifica; el orden es el calor de estufa ó brasero que templa la vida

nacional para contrarrestar las inclemencias de la atmósfera. Cuando los Gobiernos no saben disponer los braseros y éstos producen emanaciones venenosas, los pueblos, al caer con síntomas de asfixia, se levantan de un bote y rompen los vidrios de la ley para que entre el aire... Por el contrario, cuando los pueblos se entregan con exceso á una ventilación demasiado libre, el Poder público debe arropar, tapar grietas, encender discreta lumbre, procurando un temple moderado y benigno... Hablando en términos netamente políticos, diré que cuando el Ente moderador no ha desempeñado sus funciones con el debido criterio de justicia y de oportunidad, el Ente militar ha sabido quitar de las manos inexpertas el cetro moderante para restablecer el equilibrio...

—Bien, bien, Confusio—dijo Beramendi con sincera admiración.—Ahora, en esta segunda lectura, me asimilo tu idea y alabo el agudo ingenio que penetra en la en-

traña de los hechos humanos.

—Claramente hemos visto que la Fuerza pública, ó sea Pueblo armado, obedeciendo á una fatal ley dinámica, ha sido el verdadero Poder moderador, por ineptitud de quien debía ejercerlo. Siempre que ha venido la asfixia, ó sea la reacción, el Ejército ha dado entrada á los aires salutíferos, y cuando los excesos de la Libertad han puesto en peligro la paz de la Nación...

-Claro, ha restablecido el orden, el buen temple interior. Por esto, no debemos juzgar con rigor excesivo las sediciones militares, porque ellas fueron y serán aún por algún tiempo el remedio insano de una insanidad mucho más peligrosa y mortífera. ¿No

es eso lo que quieres decir?

—Eso es, señor. Lo que llamamos pronunciamientos, los pequeños actos revolucionarios que amenizan dramáticamente nuestra Historia, no son más que aplicaciones heróicas de las providenciales sanguijuelas, sinapismos, ventosas ó sangría que exige un agudo estado morboso. Y yo añado en mi Discurso preliminar que á estas intervenciones de la Patria militar debemos la poquita civilización que disfrutamos.

—Cierto. Debes añadir que cuando no se puede ir á la civilización por caminos llanos y bien trazados, se va por vericuetos...

—Ya lo he puesto, si no con las mismas

palabras, con otras semejantes.

—Dime ahora qué te propones y á dónde vas por ese nuevo desfiladero de tu *Histo*.

ria lógico-natural.

—Voy al Quinto Libro, ó sea el del glorioso reinado del Doceno Alfonso... Ya sé que tendrá usted por extravagancia el escribir un reinado antes que nos lo dé construído el tiempo en sus talleres inmortales. A eso digo que escribir lo que ha pasado no tiene ningún mérito; la gloria de un historiador está en narrar los hechos antes que sucedan, sacándolos del obscuro no ser con el infalible artificio de la Lógica y de la Naturaleza...

—Por grande que sea tu arte para concebir y expresar según el modo ideal la vida futura—dijo el Mecenas,—no podrás en esta crisis turbulenta sustraerte á la realidad. Ni estás tan metido en tí mismo que ignores que una revolución se está elaborando, inevitable diluvio, tras el cual no sabemos

lo que vendrá.

—Si el señor Marqués me lo permite—dijo Confusio con la serenidad extática y mística que marcaba el estado agudo de su vesania,—negaré que estalle tal revolución. Cierto que algunos locos quieren traernos ese diluvio; pero todo quedará en chubasco y mojaduras sin importancia, porque doña Isabel, con magnánimo corazón y ardiente patriotismo, abdicará en su hijo don Alfonso. Y ya tiene usted el felicísimo reinado, precedido de una Regencia formada con tres de las más ilustres personas del Reino. Las conozco; pero, con la venia del señor Marqués, me abstengo de nombrarlas.

-Sí, hijo; no te comprometas: guarda el

secreto de esos nombres...

—El reinado de Alfonso XII será dilatado y próspero. No habrá pronunciamientos, porque el Rey sabrá usar con tino la prerrogativa moderatriz, y alternar con discreta cadencia y turno las dos políticas, reformadora y estacionaria. No habrá guerra civil, porque he tenido buen cuidado de matar y enterrar muy hondo á don Carlos y toda su prole, y de añadidura he ido escabechando y poniendo bajo tierra á todos los españoles

que salían con mañas de cabecilla, y á todos los curas de trabuco. Verdad que, aunque por dos veces he matado á Fernando VII, su espíritu anda vagando por España, y aquí y allí sugiere ideas de absolutismo teocrático, y sopla en algunos corazones para encender llamas de intolerancia y levantar humazo de Santo Oficio... Pero el nuevo Rey, que viene al Trono con ideas precisas, con aspiraciones elevadas, fruto de su grande ilustración, destruirá el maléfico influjo de aquel espíritu protervo, vagante en la selva del alma hispana.

—Trabajo le mando al nuevo Rey—dijo Beramendi zumbón.—¿Y estás seguro de que la educación que dan al Príncipe es la que corresponde á un Rey llamado á representar en la Historia papel tan grande? ¿Crees que le preparan para ese saneamiento del alma nacional, y para empresa tan difícil como librarnos de todo el maleficio que

nos trae el espíritu de su abuelo?

—Creo y sé que la educación es perfecta. Los maestros del Príncipe son los más sabios del Reino, y la enseñanza está bajo la inmediata dirección de hombres tan eminentes como don Isidro Losa, don...,

Soltó Beramendi la carcajada, cortando el relato del grave historiador, mas sin desconcertarle, pues habituado estaba Juanito, así á las desmedidas alabanzas como á los festivos desahogos de su Mecenas, que de ambos modos le mostraba éste su afecto. "No me río de tí, sino de mi amigo Losa.

El buen señor está muy lejos de sospechar que tú le has descubierto el talento que él oculta cuidadosamente. No contradigo tus opiniones, buen Confusio; conserva tu inocencia, que es el molde soberano en que fundes tu saber teórico de las cosas no sucedidas. El mundo ideal que describes no sería hermoso si mojaras tu pluma en la malicia de esta realidad negra. Mantente en la virginidad de tu pensamiento y cultiva tu candor, para que tus obras sean puras, diáfanas, y nos muestren las cosas humanas vistas desde el Cielo, que es un ver estrella-do, magnífico y consolador... Y ahora, hijo, vete á dar un paseíto por la Moncloa; espacia tus ideas, y dales aire para que nunca se abatan rozando el suelo... Trabaja toda la mañana, y ven la tarde que quieras á leerme tus inspiraciones... Adiós, hijo, adiós., Guardó Santiuste sus manuscritos, y besando la mano de su protector, salió rígido, lento, impasible. En el vestíbulo encontró á los hijos de Beramendi que venían de sus clases. Saludóles el historiógrafo con la misma ceremonia que emplear solía para las personas mayores, y los chicos hiciéronlo en igual forma, pues se les tenía rigurosa. mente prohibido mortificar con burlas al pobre vesánico.

Ocasión es ésta de dar á conocer la prole de Beramendi. Del primogénito, Pepito, ya se habló en la época de su nacimiento, fecunda en sucesos históricos, como la *Inven*ción de las llagas de Patrocinio y el Ministerio Relámpago. Siguió Felicianita, que vino al mundo el 52, á poco del atentado del cura Merino. El 54, en los preludios de Vicálvaro, nació otra niña, que sólo tuvo tres meses de vida, y á fines del 57 vino Agustinito, veinte días después del nacimiento del Príncipe Alfonso. Y ya no hubo más. Contentos vivían los Marqueses con sus tres críos, en quienes cifraban sus más risueñas esperanzas. La sucesión de la noble y opulenta casa estaba bien asegurada, y á mayor abundamiento, tanto la niña como los varoncitos eran dóciles, guapos, y disfrutaban de excelente salud. En los tres se recreaban los padres, poniendo en su educación y crianza todo el cariño y dulzura compatibles con la severidad. En 1867, por donde ahora va Clío Familiar, había terminado Pepe sus estudios del bachillerato, y hacía sus primeros pinitos en la Universidad. Era un chico aplomado, fácil á la disciplina, bastante dúctil para seguir las direcciones que se le indicaban. Venía, pues, cortado para la vida opulenta y noble á la moderna, y con su ligero barniz universitario, su título abogacil y su correcta educación mundana, respondería cumplidamente á los fines ornamentales de su clase en el organismo patrio. Un poco de esgrima y un mucho de equitación daban la última mano á su figura social.

Felicianita, que aún estaba de traje corto, era una niña de excelente índole, muy despierta. La madre iba introduciendo en su

cerebro las ideas con mucho pulso, temerosa de que se asimilara demasiado pronto el conocimiento de la vida tal como existía en el claro intelecto de María Ignacia. Sin ser una belleza, el conjunto agraciadito de su persona garantizaba, para dentro de tres ó cuatro años, un buen partido matrimonial, titu. lado y rico... Tinito, el Benjamín de la casa, con nueve años y pico en 1867, se había traído toda la imaginación lozana de Pepe Fajardo, su gracia y atractivos personales. A sus hermanos aventajaba en donaire v belleza; era el encanto de todos; con sus monadas y zalamerías engañaba á los padres haciéndose perdonar sus travesuras, y á su abuela, doña Visita, la tenía embobada y medio chocha. No se conseguía fácilmente que estudiara, y sólo á fuerza de promesas y regalitos dominó el chiquillo las primeras letras. Su afición al dibujo era tal á los cuatro años, que no tenía su padre en el despa-cho papel seguro. Emborronaba los sobres de las cartas, las hojas de los libros y los márgenes de los periódicos. Un año después era maestro en la pintura de soldados graciosísimos, iluminando el trazo de tinta con lápices rojo y azul. Poco á poco iba entrando en la Áritmética y Geografía, y en el árido estudio gramatical. A los nueve años, sentada un poco la cabeza, conservaba Tinito su graciosa inquietud y el ángel ó simpatía con que á todos cautivaba. No vivían los Beramendi con fausto y

vanidades correspondientes á la formidable

riqueza que dejó el señor de Emparán. Este caballero, de médula y cáscara absolutistas, transmitió á sus herederos, con el pingüe caudal, tradiciones que fácilmente se petrificaban en la existencia, y entre aquéllas ninguna persistió tanto como la moderación de los goces sociales y el bienestar comedido. La misma tradicional mesura se advertía en las relaciones, que no abarcaban un círculo demasiado extenso, limitándose á las antiguas amistades de la familia, y á las nuevas y bien seleccionadas traídas por el tiempo. Entre las primeras sobresalía don Isidro Losa, que era el único superviviente de la tertulia întima de don Feliciano Emparán, y por esto le distinguía doña Visita con extremosas atenciones. Otra de las amistades más firmes era la de la Marquesa de Madrigal, que había sido compañera de colegio de María Ignacia: desde su infancia quedaron unidas por una tierna amistad, que había de durar toda la vida. En 1867, la Madrigal desempeñaba un alto cargo de etiqueta en el cuarto de las Infantitas. Las nuevas relaciones traídas por Fajardo eran escogidísimas: Morphy, Guelbenzu, Monasterio, presidían el estamento musical en las agradables noches dedicadas al recreo artístico, y la poesía y pintura tenían su representación en Ayala, Selgas, Asquerino, en el viejo don Carlos Ribera y los jóvenes Gisbert, Palmaroli y Haes.

Eugenia de Silva, Marquesa de Madrigal, era madrina de *Tinito*, á quien amaba co-

mo á sus hijos, y se lo disputaba á María Ignacia para mimarle y retenerle, llevándole de paseo en coche, y al teatro los domingos por la tarde. Estas menudencias refiere Clío Familiar, como introito á la interesante conversación que tuvieron una noche María Ignacia y su ilustre marido.

"¿No sabes, Pepe, lo que ocurre? Por se-

"¿No sabes, Pepe, lo que ocurre? Por segunda vez me ha dicho Eugenia que se encontraron en lo reservado del Retiro nuestro Tinito y el Príncipe Alfonso. Jugaron juntos, y se han hecho tan amigos, que el Príncipe se quedó muy triste cuando llegó el momento de la separación. Pues esta tarde, la Infanta Isabel, que también estaba en el Retiro, ha convidado á almorzar á Tinito con ella, el Príncipe y sus hermanas...

—¿Mañana? Pues que vaya. Bueno es que el niño se acostumbre al trato de esas altas personas. Le vestirás bien, sin elegancias rebuscadas, impropias de chiquillos, y antes que vaya á Palacio le aleccionaremos, para que no diga ni haga ninguna

tontería.,

## IIX

Fué á Palacio Tinito y volvió encantado de la amabilidad de la señora Infanta. En cuanto almorzaron, bajó con el Príncipe á las habitaciones de éste, que están en el entresuelo, y Alfonso enseñó al amiguito su soberbia juguetería. ¡Vaya unos juguetes, compadre! Todo lo contaba el chiquillo con gracia y prolijidad encantadoras, sin omitir nada. Refirió que en el entresuelo había encontrado á don Isidro Losa, que aquel día estaba de guardia, muy majo, vestido de gentilhombre... Entre los juguetes, admiró principalmente Tinito un tren de artillería con cañones de verdad, que podían dispararse, y una fragata lo mismito que la Numancia, con sus marineros subidos á los palos. Allí estuvieron enredando Tinito, el Príncipe, Juanito Ceballos, que era su compañero inseparable, y Pepito Tamames. El juego consistía en enganchar al tren de artillería las parejas de mulas, los armones, colocar en sus puestos á los artilleros, y arrastrar todo el armadijo de una habitación á otra. En esto llegó el Marqués de Novaliches, que dijo al Príncipe que no se sofocara demasiado, y don Isidro encargó á los cuatro que jugaran con juicio. En aquel trajín se les pasó el tiempo, hasta que llegó el

profesor militar, y con él dió Alfonso la lecprofesor militar, y con el dio Alionso la lec-ción de manejo de carabina y sable; después lección de leer y escribir, y luego le muda-ron de ropa para salir de paseo. "Salimos con él el chico de Ceballos y yo—prosiguió Tinito en sus explicaciones.—Ibamos en co-che de mulas. Nos acompañaba don Gui-llermo Morphy...; Hala! ¡al Retiro, á lo Re-servado, á correr!... Alfonso estaba muy contento y hacía la mar de travesuras. Metía los pies en todos los charcos, y se mojaba. Morphy le reprendía; pero ¡quiá! no hacía caso... Al llegar á Palacio le cambiaron de calzado; subió á comer con la Reina y el Rey. Eugenia me recogió á mí para traerme á casa...

Reclamada por el propio Alfonso una segunda visita, volvió allá el niño de Beramendi á las diez de la mañana. El Príncipe, según contó después, daba su lección con un señor cura... la lección duró más de una hora... Subieron al almuerzo en el comedor de arriba; quedáronse un ratito en el cuarto de la Infanta viéndola dar su lección de arpa de la Infanta viéndola dar su lección de arpa con madama Roaldés. Luego, otra vez al entresuelo, donde el Príncipe dió lección de carabina, disparando tres pistones, y lección de ejercicio, lo mismo que un soldado. Refiriendo esto, el salado Tinito expresaba á su modo, con pueril candor, la destreza de Alfonso en el ejercicio militar, y lo orgulloso que estaba de que sus amiguitos le vieran y admiraran en aquel noble estudio. Y terminó su cuento con una observación que á los padres hizo gracia; mas no la rieron por no dar lugar á que el chiquillo entrara en malicia. Fué de este modo: "Papá, voy á decirte una cosa. Alfonso no sabe nada. No le enseñan más que religión y armas.

—Hijo mío, es todo lo que necesita un rey. Ahí tienes á San Fernando, que con eso no más fué un gran monarca y además santo.

—Yo pensé que un rey tenía que aprender gramática, porque... si no sabe gramática, ¿cómo ha de escribir bien los de-

cretos?,

Advirtióle su padre que era de mala educación meterse á juzgar si el Príncipe sabía ó no sabía. Los herederos de una corona lo saben todo aunque parezcan ignorantes. Recomendóle además severamente que no hablara con nadie de tales cosas, pues de lo contrario no volvería más á Palacio... Convidado Tinito por tercera vez á almorzar con el Príncipe y las Infantas, María Ignacia le preguntó por la noche si había observado fielmente las reglas de buena crianza indispensables en mesas de tanto cumplido. "Mamá—respondió el niño,—todo lo hago como tú me lo mandaste. Cuando la señora Infanta me dice que si quiero más, le contesto que no señora, y que muchas gracias.

-Y del tratamiento no te habrás olvi-

dado.

-¿Qué me voy á olvidar? Su Alteza para arriba, Su Alteza para abajo. La Infanta

doña Isabel es muy buena, me quiere mucho y se ríe de todo lo que digo.

—Cuéntanos otra cosa. Después del almuerzo, ¿dió la Infanta su lección de arpa?

-No: la Infantita Pilar se puso á leer en un libro dorado, y la Infantita Paz y Alfonso me dijeron que les pintara muñecos... lo que yo quisiera, vamos... La Infanta Isabel me llevó á una mesita; sacaron un pliego de papel, lápiz negro y lápiz encarnado, y yo pinté una fila de soldados en marcha, con el pie adelante y el fusil al hombro, y entre medio de la tropa, dos curas tocando el pi-porro... Se rieron mucho. Alfonso cogió el papel para guardarlo. La Paz se lo quería quitar... riñeron; Alfonso podía más. Yo le dije á Paz: "Déjaselo, que yo pintaré otro para tu Alteza..., Bajamos al entresuelo. Después de la clase de Religión, que fué muy pesada, dió Alfonso la de manejo de espada y sable, y se puso tan valiente, que á Juanito Ceballos y á mí nos daba miedo verle. El día que sea Rey, cualquiera se le pone delante. Luego me dijo que vaya un día por la mañana, y me llevará al picadero para que le vea montar á caballo., Sin venir á cuento, volvió el chicuelo á mofarse de las lecciones de su regio amiguito, insistiendo en que no le enseñaban más que Historia Sagrada y Religión. Reprendióle nuevamente el Marqués por meterse á censor de cosas tan delicadas... ¿Qué entendía él, pobre niño, de educación de Príncipes? Pero Tinito, sin desconcertarse, montó en las rodillas de su padre y le echó los brazos al cuello murmurando: "¿Quieres que te diga un secreto?, Y con voz muy queda soltó el secretico en el oído paterno: "No sabe nada de Reyes de España, porque yo le hablé de Ataulfo, y riéndose me dijo que Ataulfo era don Isidro Losa.

Eso puede significar que el Príncipe y sus amiguitos han puesto el apodo de Ataulfo al buen don Isidro. Pero no quiere decir que Alfonso desconozca los nombres de los Reyes de España. Con asomarse á la Plaza de Oriente aprende más que tú en tu librito. Lo demás se lo enseñan los retratos de que están llenos los palacios de Madrid y Sitios Reales, y el gran salón de la Armería.

Sitios Reales, y el gran salón de la Armería.,
Dicho esto, besó al chiquillo y entrególo
al brazo secular de la madre y criadas para
que le diesen su cenita y le llevaran á la
cama, donde pronto se quedaría dormido
como un ángel; y soñaría tal vez que se hallaba en el picadero de Caballerizas, rigiendo un vivaracho y aireso potro en compañía
del futuro Rey de España. Tiempo hacía
que Beramendi pensaba con insistencia en
la educación del Príncipe de Asturias, dando á este asunto importancia tan grande,
que de él dependían la bienandanza ó desventuras del próximo reinado. Por su amigo
Guillermo Morphy sabía que el digno general Marqués de Novaliches, Mayordomo y
Caballerizo Mayor de Su Alteza, había dispuesto que se abriese un Registro en que
diariamente anotaran la vida del Príncipe

los tres gentileshombres al servicio de Su Alteza, don Isidro Losa, don Guillermo Morphy y don Bernardo Ulibarri, consignando cada cual lo ocurrido en las horas de

guardia respectiva.

guardia respectiva.

El libro se llevaba escrupulosamente, y en él constaban las ocupaciones del niño, todo lo corporal y anímico, sus catarros frecuentes, sus tareas escolares, con nota minuciosa de los adelantos observados cada día; sus rezos y actos de devoción, el grado de apetito en las comidas, los juegos y juguetes. No faltaban las travesurillas propias de la edad, ni aun los arranques de soberbia ó los generosos impulsos, que podrían ser trazos indicadores del carácter del hombre. Director de estudios era el general Sánchez Director de estudios era el general Sánchez Ossorio; profesores militares, un Teniente

Ossorio; profesores militares, un Teniente coronel por cada arma; profesor de religión, el Padre filipense don Cayetano Fernández, y de lectura y escritura don Antonio Castilla.

Deseaba Beramendi penetrar en el Cuarto del Príncipe, verle de cerca, hablar con él, pasar la vista por el libro en que constaban todos los actos y movimientos de la vida mental y fisiológica de tan interesante persona. La ocasión de satisfacer aquella curiosidad se la facilitó el propio Marqués de Novaliches, á quien tuvo una noche en su tertulia de confianza. Hablando de Su Alteza, expresó Pavía el grande amor que al Príncipe profesaba, y su sentimiento de verle tan endeble de salud y tan propenso á las dolencias pulmonares. Si se agitaba un poco dolencias pulmonares. Si se agitaba un poco

jugando, venía en seguida el enfriamiento, luego la tos y un poquito de fiebre. "Fíjense ustedes—decía,—en la carita descolorida de Su Alteza. Su mirada es triste, y sus ojos parecen cada día más grandes... Quiera Dios que esta criatura no nos dé un disgusto el mejor día. Lástima será que se malogre, porque es bueno como un ángel, y despeja-

dito como él solo."

En el curso de la conversación, dijo luego Novaliches que Alfonsito estaba convaleciente de uno de aquellos resfriados que fácilmente cogía por agitarse en el juego ó en el ejercicio de sable y carabina. Ya se levantaba; pero no daba lección ni salía de Palacio; se pasaba el día con el magnífico juguete que le había regalado el duque de Veragua, una Plaza de Toros corpórea, con su cuadrilla, mulas, caballos, alguaciles y demás piezas. La Marquesa de Madrigal, confirmando estas referencias, propuso que pues estaba también malo Juanito Ceballos. el inseparable camarada de don Alfonso, debían llevarle á Tinito para que le acompañase en su aburrida convalecencia. La proposición de la dama le pareció de perlas al Mayordomo y Caballerizo Mayor de Su Alteza. "Mande usted á su chico mañana temprano, Pepe-dijo á Beramendi, -6 llévele usted mismo, y así podrá ver al Príncipe y apreciar su talento, su buen natural. Como logremos sacarlo adelante, podrá decir España: "Tengo un Rey que no me lo merezco." A la hora que indicó Novaliches, más bien

un poquito antes, paraba el coche de Beramendi en la Puerta del Príncipe. A los diez minutos de entrar en Palacio Tinito y su padre, y después de un viaje laberíntico por aquel confuso monumento, traspasando puertas y mamparas, sube por allá, baja por aquí, llegaron al Cuarto de don Alfonso, guiados por un alto funcionario de la Intendencia. En la antesala les recibió Morphy, que á las doce de aquel día terminaba su guardia. Impresión de tristeza y ahogo recibió el buen Fajardo al recorrer las estancias del entresuelo, asombradas por el espesor de los muros, que, con la bóveda de los techos, ofrecían aspecto de casamata: las ventanas eran troneras. Componían el Cuarto de Su Alteza varios aposentos: alcoba, guardarropa, sala de estudios, gimnasio, comedor, oratorio, secretaría, oficios, etcétera.

etcétera.

Salió Novaliches á recibir al amigo, y éste no pudo disimular la impresión desagradable que el local le causaba. "No es éste el mejor alojamiento para un niño de constitución débil, heredero de la Corona. La infancia de un Rey pide mayor desahogo, luz, aires de campo, alegría. ¿Por qué no vive Su Alteza en el mejor departamento de Palacio, que es todo el principal que da al Campo del Moro? ¿Para qué quieren aquellas salas amplias, inundadas de luz, con un horizonte espléndido que recrea los ojos y el espíritu? ¿No comprenden que lo primero que necesita el que ha de ser Rey,

es habituarse á ver mucho, á respirar fuerte y á contemplar las cosas lejanas?, El buen Pavía alzó los hombros, inhibiéndose de aquel asunto, y Morphy se atrevió á decir: "Lo mismo pensamos nosotros; pero...

quien manda, manda.,

Apenas llegaron á la presencia de Alfonso, ofreció á éste sus respetos el papá de Tinito, que con este nombre fué presentado el Marqués á Su Alteza por el General Pavía. Díjole Beramendi mil cosas lisonjeras: que tenía un gran placer en hablarle; que en él veía la mayor esperanza de la patria, y que su salud interesaba á todos los españoles. Contestó Alfonso con timidez, afable y sonriente, fiel observador ya de la urbanidad regia, que aprendido había antes que los primeros rudimentos del saber humano. Respecto á la salud, dió Novaliches las mejores impresiones; ya no le quedaba al niño más que algo de tos y un poquito de pereza. Corral, que acababa de salir, había recomendado que jugase todo el día, sin cansar la imaginación con lecciones. "Anoche añadió el General,—Su Alteza, después de acostado, me pidió los húsares de plomo para jugar en la cama. No quería rezar... Tuve que coger yo el nuevo libro de rezos que mandó hace días Su Majestad, y leerlo para que él repitiera. De este modo rezó, aunque de mala gana...,

Protestó Alfonso con gracia, diciendo: "Pero esta mañana bien recé, Marqués...

sin que me leyeras nada...

— Sí, sí... Pero Su Alteza no quería levantarse, y tuve que coger el libro de cuentos y leerle algunos para entretenerle... hasta que vino Corral, y ordenó suprimir la

lectura y abandonar el lecho...,

Siguió Beramendi hablando con Su Alteza de las lecciones, de los rezos y prácticas religiosas, de la enseñanza militar, de la esgrima y equitación, y en todas sus réplicas mostró el chico un despejo y claridad de juicio que encantaron á su interlocutor. Al terminar el coloquio, los sentimientos de Beramendi con respecto al heredero de la Corona eran: un cariño intenso, un elevado interés político, y una vivísima compasión.

## IIIX

Retiróse Novaliches; entregóse Alfonso con delicia al placer de enseñar su Plaza de Toros á Tinito y á otro niño (hijo de un portero de damas) que había bajado antes, y Pepe Fajardo pasó con su amigo Morphy á Mayordomía, donde el gentilhombre de guardia tenía que anotar sus observaciones. Tuvo, pues, el hombre la mejor coyuntura para hojear el registro y conocer en sus menores detalles la vida, los estudios, conducta, indisposiciones del Príncipe de Asturias, y el tratamiento físico y mental que á su salud y educación se aplicaba. El libro,

destinado sin duda á documentar una parte esencialísima de la Historia patria, resultaba de inmenso interés en su insípida

y deslavazada literatura.

Beramendi leyó: "1.º de Octubre.—Su Alteza Real ha almorzado á las doce de la mañana. A la una ha dado la lección de ejercicios, hasta las dos menos diez minutos; á las dos dió la lección de Escritura con el señor Castilla, y á las tres de Religión con el señor Fernández. A las cuatro y media tomó sopa de arroz como acostumbra, y á las cinco menos ocho minutos subió á las habitaciones de Su Majestad la Reina para

salir de paseo...,

"4 de Octubre. — Su Alteza estuvo jugando hasta las dos y cuarto. No tuvo lecciones por ser hoy día de Su Majestad el Rey, y á las tres menos cuarto subió á las habitaciones de Su Majestad la Reina para asistir al besamanos con el traje de sargento primero y la cruz de Pelayo. Concluyó la ceremonia á las seis y cuarto, á cuya hora bajó Su Alteza con el señor Marqués de Novaliches porque le apretaba mucho una bota (no al Marqués, sino á Su Alteza). Dicho señor Marqués le quitó la bota y examinó minuciosamente el pie, sin encontrarle nada de particular. De esta circunstancia se hace especial mención por haberlo creído oportuno el Jefe superior del Cuarto de Su Alteza....

Observó Beramendi en su rápida lectura la variedad de estilos de los tres caballeros

guardianes de Su Alteza. En lo escrito por Morphy se revelaba el hombre de cultura y principios; discreto y claro aparecía don Bernardo Ulibarri; don Isidro Losa era la pura sencillez mental. Atento sólo á la escueta obligación doméstica, llenaba páginas del libro con su gramática inocente y su fantástica ortografía. Ved la muestra:

"Dia 6. El Principe mi señor almorzo á las doce Dio sus Lecciones, salio á N. S. de Atocha... comio vien se metió en la cama a las diez a dormido diez horas tomó poco chocolate se a confesado á las nuebe y media el Padre Fernandez celebró la misa... Dia 9. Almorzo con apetito; dio sus Lecciones á las Oras marcadas y bastante inquieto: á las cuatro se aseo tomo la Sopa y Salio a Paseo Con el Mayordomo Sr. Marques de Novaliches, Profesor Sanchez y Juanito bolbio á las Seis y Cuarto... subio á comer á las ocho se lebanto de la mesa y hasta las diez permane. cio en la camara jugando con Juanito se dio un golpe en el muslo Izquierdo con el Tallado de una Cónsola, á las diez se quedó dormido desperto á las nuebe sin moberse en toda la noche Se lebantó á las nuebe y media sin sentir dolor por el golpe rezo las oraciones asistió á misa en Su Cuarto salio á paseo á la Montaña con su Su Mayordomo Mayor bolvio á las once y asistio a la misa de Ofrenda con SS. MM. y AA. á las doce menos Cuarto bajo y se Corto el Pelo S. A.,

Repasando el Diario, observó Fajardo que en la endeble salud del Príncipe ponían los

tres guardianes toda su atención. Rara era la página en que no se leía: "se despertó á media noche, estornudó y se sonó,, ó bien: "anoche no estornudó más que una vez., Ulibarri escribía: "Despertó á las seis menos cuarto para sonarse, quedando dormido en seguida., De Morphy es este párrafo: "Durante la comida estornudó Su Alteza varias veces: atribuyéronlo Sus Majestades á haberse asomado al balcón la noche antes para oir la serenata., Pero aún más que de la salud del cuerpo del Príncipe, debían inquietarse de la del alma, pues minuciosamente apuntaban cada día sus rezos y devociones. Entre las monotonías del machacón y cansado libro, descollaba el inevitable informe de la lección de Religión y Moral que el Príncipe daba diariamente. Podían olvidarse de otros asuntos; pero esta ingestión de cascote no se les quedó jamás en el tintero.

Una hora larga de Religión todos los días del año había de dar al Principito un saber dogmático que le permitiría hombrearse con el Concilio de Trento. Ocurría que cuando algunos mitrados visitaban á la Reina, mandábales ésta al cuarto de su hijo á que presenciaran la taravilla religiosa. A este propósito dice Morphy con cierto cansancio irónico: "dió la lección Su Alteza en presencia de los Obispos de Avila, Guadix, Tarazona y de otra diócesis que no recuerdo.", Y el sencillísimo Losa nos cuenta en su parte del 30 de Octubre: "A las Ocho y Media disperto labo y vistio dio gracias a Dios y tomo cho-

colate con apetito a las diez dio leccion de Religion en la presencia del Sr. Cardenal de Burgos quedando muy complacido de lo

Burgos quedando muy complacido de lo adelantado que esta su Alteza por lo que merecia nota de Magnificamente en todo., En lo referente á los cuidados y tratamiento medicinal del Príncipe, demostraban los gentileshombres el miedo á complicaciones patológicas. Los accidentes más vulgares eran registrados como garantía del exquisito esmero que debía ponerse en conservar la preciosa vida del heredero del Tropo. Constan en el libro prolijas observano. Constan en el libro prolijas observa-ciones anotadas por Utibarri y Morphy con discreta retórica; mas el bueno de don Isi-dro, enemigo de circunloquios, refería los hechos con realismo ingenuo, y así su prosa histórica nos da esta candorosa sinceridad: "El Serenísimo principe mi Señor se disper-tó á las nuebe menos diez minutos se labo, bistió, rezando sus Oraciones, tomó chocolate, se le mobio el Vientre muy natural y abundante; á las diez menos cuarto principio la leccion de Religion... salio á paseo á las once menos cuarto... con Juanito fue al gicnasio pasó una hora muy dibertida esta muy vien de Salud....

Hojeando, encontró el Marqués esta interesante página suscrita por Ulibarri: "1.º de Noviembre.—Su Alteza asistió á la Capilla Pública con Sus Majestades é Infanta Isabel: estuvo en la función con mucha atención y compostura, bajando luego á su cuarto, donde jugó hasta las tres y media,

que tomó la sopa. A las cuatro se recibió aviso de Su Majestad la Reina para que subiera Su Alteza al despacho con objeto de ver al Brigadier de la Armada don Juan Topete, á quien abrazó Su Alteza por indicación de Su Majestad, cuya honra fué hecha por su buen comportamiento en el combate

del Callao.,

Suspendió el curioso lector al dar las doce su fisgoneo del Diario; Morphy entregó la guardia á don Isidro Losa, y con los saludos al uno de despedida, al otro de entrada, se entretuvo el caballero más de lo que quiso. Quedó, pues, un rato en poder del bueno de Losa, el cual le rogó que fuese una mañana á la hora en que Su Alteza daba la clase de Moral y Religión. Así podría formar idea de lo bien instruidito que estaba en aquella sabiduría, la principal y más necesaria para un Rey. "Créame, don José—decía, dándole cariñosos palmetazos en el hombro,—lo que nos importa es tener un monarca muy religiosito y sumamente moral."

Oía Pepe Fajardo al buen don Isidro como quien oye llover, que acostumbrado estaba, desde los tiempos de don Feliciano, á la densa monotonía de sus opiniones. En la casa se le apreciaba por su fiel amistad, pues tanto como tenía de anticuado en sus pensares, tenía de consecuente en sus sentires. Era, pues, un hombre de buen natural, afectuoso, que había sabido hacerse perdonar su inverosímil, casi milagroso en-

cumbramiento. Si el palatinismo es una carrera, no se vió jamás carrera más loca que la de aquel bendito señor. Empezó por cerero de Sor Patrocinio, fámulo más bien de la cerería que á la llagada Madre suministraba velas y blandones; adornábale los altaruchos; le servía en recaditos y encomiendas. De estos obscuros menesteres pasó á la servidumbre del Rey don Francisco, donde su lealtad, diligencia y buen modo le captaron la voluntad del augusto amo. Servidor fiel de la familia, velozmente adelantó y subió en el escalafón palaciego. Fué Ujier, Secretario de Cámara, Gentilhombre de casa y boca, Mayordomo de Semana... llegó á poseer la gran Cruz de Isabel la Católica, y por fin, el título de Conde. En el trato particular, don Isidro era siempre llano, modesto, y no tenía más orgullo que la incondicional y ardiente adhesión á la Familia, en cuyo servicio había subido de cerero á personaje resplandeciente de galones, cintajos y veneras que infundían á la gente un respeto hierático. Su estatura era menos que mediana; sus cabellos, su bigote espeso y cortado blanqueaban ya; su cuerpo rechoncho inclinábase un poco, como cediendo al peso de tantos honores.

Conversó de nuevo Pepe Fajardo con Su Alteza, teniendo ocasión de apreciar por segunda vez su bondad y claro entendimiento; recomendó á *Tinito* la formalidad, y con un apretón de manos á don Isidro y nuevos espaldarazos de éste, hizo su despedida del Cuarto del Príncipe y de Palacio, satisfecho de las enseñanzas de aquella visita. En su casa contó á María Ignacia cuanto había visto, y tres días después recibió la visita del gran *Confusio*, con quien sostuvo un coloquio interesante, digno de pasar á la Historia, aunque ésta sea la llamada *Lógico-Natural*.

"Ya puedes ir abandonando—dijo Beramendi -tu plan de Reinado de Alfonso Doceno. Si así no lo haces, desde nuestros sepulcros oiremos las carcajadas de la realidad. He visto de cerca al Príncipe, he respirado el ambiente que él respira, he tomado el pulso á su educación y á sus educadores, y he venido al convencimiento de que su reinado, si Dios no lo dispone de otro modo, no será como tú lo imaginas... Sí, honrado Confusio: sí, candoroso Confusio... Alfonso es un niño inteligentísimo; posee cualidades de corazón y pensamiento que bien cultivadas, bien dirigidas, nos darían un Rey digno de este pueblo; pero semejante ideal no veremos realizado, porque se le cría para idiota: en vez de ilustrarle, le embrutecen; en vez de abrirle los ojos á la ciencia, á la vida y á la naturaleza, se los cierran para que su alma tierna ahonde en las tinieblas y se apaciente en la ignorancia...

Decía esto el buen Fajardo poseído de ar dimiento y cólera; medía la habitación compasos de gigante, y sus brazos aspeaban por encima de la cabeza. El pobre Santiuste oía sin chistar, pálido y atónito ante la iracun-

da voz y descompuestos ademanes de su Mecenas. El cual prosiguió: "Compadezco á ese niño y compadezco á mi Patria. En Alfonso ví una esperanza. Ya no veo más que un desengaño, un caso más de esta inmensa tristeza española, que ya ¡vive Dios! se nos está haciendo secular."

Calló el prócer después de dar un fuerte manotazo en la mesa, junto á la cual se sen-taba el esmirriado Juanito. Este saltó de su asiento como un muñeco de goma. Siguió una corta pausa, durante la cual el escultor de pueblos revolvió en su turbada mente las ideas optimistas que acerca de la educación del Príncipe tenía, y como buen lunático se dispuso á sostenerlas diciendo: "Señor, con la venia de usted yo insisto en que los educadores del heredero de la Corona sabrán modelar al hombre y al Rey para que sea la mayor gloria de esta Nación en el si-

glo que corre y parte del que venga.

—Por esta vez, Confusio amigo—dijo Beramendi cada vez más nervioso y exaltado,
—no te dejo vagar por las nubes, no permito que te encarames á las estrellas para escribir tu Historia. ¿Sabes lo que hago? Agarrarte por el pescuezo, restregarte el hocico contra las asperezas de la realidad, para que te enteres, para que consegue los baches ta te enteres, para que conozcas los hechos tales como son. (Marcando con gesto vigoroso la intención de hacer lo que decía)... Así sabrás la verdad de la educación del Príncipe, que no es educación, sino todo lo contrario, un sistema contra-educativo. Sus

maestros le enseñan á ignorar, y cuantomás adelantan en sus lecciones, más adelanta el niño en el arte de no saber nada... Bien está el manejo de las armas; buena es la equitación como ejercicio corporal: la prestancia de un Rey exige todo eso... ¿Pero acaso no pide también una fuerte enseñanza espiritual? ¿Es el Rey no más que un figurón á pie ó á caballo para presidir ceremonias ociosas ó paradas teatrales? Un Rey es la cabeza, el corazón, el brazo del pueblo, y debe resumir en su sér las ideas, los anhelos y toda la energía de los millones de almas que componen el Reino. ¿No lo crees así, 6 es que tú también te has vuelto idiota?

## XIV

—Así lo creo,—dijo *Confusio* con másfuerza en el movimiento de cabeza que en

la delgada y tímida voz.

—Pues bien: para el modelado espiritual de nuestro Rey no hay en aquella casa más que un cura teólogo y poeta, que tiene el encargo de administrar diariamente al Príncipe una dosis de Religión indigesta y de Moral abstracta que el pobre niño aprende á lo papagayo. Con escoplo y martillo, el don Cayetano va metiendo en el cerebro de Alfonsito sus lecciones. ¿Y éstas qué son más que un conglomerado farragoso que se

irá endureciendo y petrificando, masa inerte de conceptos sin sentido, que no dejará lugar para otras ideas si en su día quisieran entrar allí? Muy santo y muy bueno que se enseñen al primero de los españoles los principios fundamentales de la Religión que profesamos. Pero el catecismo es sencillo, breve, facilísimo. ¿A qué vienen esas pesadas y tediosas lecciones? Lo que Jesucristo enseñó con aforismos y parábolas de hermosa concisión, ¿por qué lo ha de enseñar don Cayetano en días y días con amplificaciones hueras y pesadeces sermo-narias? ¿Qué substancia ha de sacar Su Al-teza de esa ingestión de paja, en la cual van perdidos algunos granos de trigo? Bastaría para enseñar al Príncipe la Religión las cortas lecciones de un aya discreta y dulce... ¿Y qué me dices de ese furor para incrustar en la mente de Alfonso una moral teórica y formularia que el niño no puede entender? ¿No sería más eficaz enseñarle la Moial con continuos ejemplos y observa-ciones de la vida? Yo te aseguro que si el Príncipe no echa por sí mismo de su cerebro toda la paja y el serrín que le introduce con su labor de fabricante de muñecos el Padre filipense, acabará por no tener religión ni moral: será un volteriano y un hombre sin probidad...

—Cierto, cierto—dijo *Confusio*, que con la fuerte inyección de ideas administrada por Beramendi se puso en gran inquietud, y levantándose de un salto empezó á dar ma-

notazos y á correr disparado por la estancia. —Lo que el señor dice es claro y sencillo como el Evangelio... Educación mísera, educación de Seminario, no para Príncipes... en todo caso para Princesas... no para Reyes, sino para sacerdotisas destinadas al bordado de casullas. Pero yo, señor... y no se incomode por lo que digo... yo tengo compromiso de presentar el Reinado de Alfonso como de los más bienaventurados y magníficos. Es inspiración, señor; es aviso del Cielo que siento en mi alma; y si yo abandonara este criterio para adoptar otro, me moriría sin remedio... porque, créalo el señor Marqués, mi vida está estrechamente

enlazada á estas dulces mentiras.,

Cogióle Beramendi del brazo y le llevó al sillón, obligándole á sentarse. "Sosiégate, pobre Confusio -le dijo, -y óyeme. Hay un modo de conciliar tus ideas con las mías, tu ilusión con la realidad. Escribe el Reinado á tu gusto: glorioso, lleno de prosperidades, y además largo. Puedes dilatarlo hasta com prender todo el primer cuarto del siglo que viene. Dale al buen Alfonso una larga vida, y en ese tiempo despáchate á tu gusto, haz de esta pobre España un país extraordinariamente venturoso y civilizado, devolviéndole sus pasadas grandezas. Mas para eso necesitas educar al Rey. ¿Cómo? Voy á decírtelo. Nada conseguirás teniéndole bajo la férula de don Cayetano Fernández. Sácale de ese ambiente de nonerías, rezos y lecturas de libritos devotos del Padre Claret:

aplicale el remedio heróico, el procedimiento educativo y bien probado... ¿No caes en ello? Pues si quieres hacer de don Alfonso un gran Rey, de vida fecunda y altos hechos, arráncale á viva fuerza de ese obscuro Cuarto Real y échale de aquí, lánzale al azar de la vida libre...

-;Revolución!-murmuró por lo bajo el trastornado pensador, como hablando con

su camisa.—¿Y...?

Revolución, sí—dijo Beramendi con nueva inquietud y furia de pensamiento, soltándose á los paseos de gigante en la estancia.—Revolución, Cirugía política, ya que la Medicina está visto que no sirve para nada... Amputación, hijo, pues no hay otro remedio. Tienes que coger al Príncipe y convertirle en Juan Particular, lanzándole al aira del mundo. Á la adversidad. Verás al aire del mundo, á la adversidad... Verás cómo se despabila... verás cómo sus talentos renacen, cómo su voluntad se fortifica, y todo su sér adquiere gran viveza y brío. Hazlo así: cierra los ojos, y fuera con todos. Esta gente no aprende de otro modo... Hay que desentumecer, hay que sanear, penetrar en Palacio con un largo plumero y quitar las telarañas que ha tejido en los altos y bajos rincones el genio teocrático... Y en cuanto al espíritu de Fernando VII, que pegado á los tapices. á las sedas y alfombras allí subsiste, no lo echarás más que con exorcismos de Prim y buenos hisopazos de agua de Mendizábal... Anda, hijo; emprende la obra. No te olvides de quemar la santa túnica de Patrocinio, sudada y asquerosa, que allí encontrarás; quemarás asimismo todos los papeles que encuentres de la bonísima cuanto inexperta doña Isabel, pues nada pierde la Historia con que las llamas devoren ese archivo... Y por fin, el Cuarto del Rey don Francisco lo sanearás y purificarás, no con el fuego, porque no lo merece, sino con aire tan sólo: bastará que abras balcones, puertas y ventanas para que salgan todos los mochuelos, lechuzas, murciélagos, correderas y demás alimañas que allí han hecho su habitación...

"Luego que termines estas operaciones salutíferas, mi buen Confusio—añadió el Mecenas,—dejas pasar tiempo, el tiempo prudencial según tu criterio, y cuando creas llegada la ocasión, traes del extranjero á nuestro Príncipe y le proclamas Rey. Verás cómo viene robusto, templado por la desgracia, fuerte de voluntad, vigoroso de entendimiento, nutrido de sanas ideas, y encaminado á las resoluciones que le harán digno Jefe de un Estado glorioso. En tales condiciones, podrás construir, con el nombre de Alfonso Doceno, un reinado que no debe durar menos de medio siglo. "

La convicción y elocuencia con que hablaba el ingenioso Beramendi fué mecha que inflamó la pólvora de ideas, que almacenada en su tumultuoso cerebro tenía el buen *Confusio*, porque estalló en entusiasmo y alegría como el que súbitamente descubriera un mundo. Saltando del asiento,

erizado el cabello, encendidos los ojos, altos los brazos, exclamó: "Señor Marqués, bendita sea su boca, que me ha dado la clave de mi *Libro Quinto*. Ya lo veo claro; ya veo el reinado grandioso, el reinado de paz, ventura y progreso, que prolongaré, si usted

me lo permite, hasta 1925.,

Mientras le decía Beramendi que podía prolongar el reinado de Alfonso todo lo que le diese la gana, y crear una extraordinaria riqueza nacional, un Ejército poderoso, una Marina formidable, aumentar las colonias, extender el dominio hispánico por Africa y América, etcétera, etcétera, fué nuestro buen Santiuste cayendo desde la altura de su entusiasmo á la profundidad de un frío aplanamiento.

aplanamiento.

"Pero, señor Marqués—dijo con desconsolada y temblorosa voz,—desde que arrojo á nuestro Alfonso hasta que le traigo de nuevo á España, hay un espacio, un interregno...¿Qué pongo en él?...¿Prim dictador, Prim Cromwell, Prim Rey?...¿O será másbonito que ponga un poco de República?

—Pon lo que quieras—respondió el Mecenas con plena voz vibrante, pues, trocados los papeles, él era el más exaltado y Santiuste el más apacible.—No me preguntes á mí lo que has de poner. ¿Soy yo acaso el historiógrafo lógico·natural, maestro en la pintura de sucesos fabulosos, ideales, la pintura de sucesos fabulosos, ideales, nunca vistos, nunca imaginados por mortal alguno? De tu meollo fertilísimo sacarás materia para ese interregno y para tres más...

Pon Repúblicas, Protectorados, Dictaduras; pon audacias, calamidades, transformaciones felices, éxitos locos, fracasos más locos aún; pon grandezas caídas, pequeñeces exaltadas, explosiones de amor, de ira, de heroísmo, de vileza, inauditos casos de probidad y de corrupción. Si los Reyes necesitan desentumecerse y estirar brazos y piernas, más necesitados están los pueblos del ejercicio libre, de la tensión de músculos y de la celeridad de la sangre. Pon fases inesperadas, tintas vigorosas, inflexiones violentas en la continuación natural de la vida. No pongas puertas al campo de tu inventiva, ni barreras á tu erudición adquirida en la biblioteca del espacio; derrama tu ciencia ideal, la que más satisface al alma, para que te admiren las generaciones, para que te...,

Cortada fué bruscamente la declamación del buen Fajardo por la presencia de su mujer, que entreabrió la puerta del despacho

diciendo: "Pero, Pepe, ¿qué es esto?,,

Desde un gabinete, donde estaba con doña Visita y don Isidro Losa, oyó María Ignacia la voz de su marido en un tono y diapasón desusados. Corrió allá, creyendo que el desvaído *Confusio* le había dado motivo para montar en cólera.

"No es nada, mujer—dijo el Marqués, recobrando al momento su calma risueña.—Juanito y yo, por pasar el rato, nos ensayábamos en la oratoria tribunicia. Este se mostraba partidario de las formas reposadas; yo quise ponerle un ejemplo del de-

cir violento, de la imprecación, del exa-

brupto...,

brupto...,

No gustaba á la Marquesa que las conversaciones de Pepe con el historiador lógico-natural fuesen demasiado largas. "Ya es hora, Juanito—dijo á éste,—de que vaya usted á dar su paseo... Con que... adiós... Hasta mañana., De la misma opinión fué Beramendi, que despidió al amigo en la forma más cariñosa... Sola con el esposo, María Ignacia le recordó que Su Majestad había llamado á la Cámara Real á Tinito. Obsequiosa estuvo doña Isabel con el niño, colmándole de caricias y afectos, y al despecolmándole de caricias y afectos, y al despedirle, díjole que tendría mucho gusto en que fueran sus papás á visitarla. "Acordamos—agregó la Marquesa—pedir á Su Majestad una audiencia para darle las gracias por las atenciones que tanto las Infantas como el Príncipe han prodigado á nuestro hijo. Don Isidro Losa se encargó de facilitarnos la audiencia... Pues ahí está. Vieneá decirnos que Su Majestad nos recibirá mañana á las tres, en audiencia especial para nosotros solos... ¿Te enteras? Parece que estás lelo... Mañana; y tenemos que llevar á Felicianita. La Reina desea conocerla.

-Mañana... No estoy lelo, mujer, sino contentísimo de que ofrezcamos nuestros respetos á doña Isabel... Buenas cosas le diré... No, no te asustes... Le diré tan sólo que se vaya preparando... No, tampoco eseso. Le diré que... nada: que nos veremos en París el año que viene por este tiempo—Vamos, tú estás hoy de juego... Ven á ver á don Isidro.

-Voy á ver al gran don Isidro, que es uno de los más robustos pilares en que se

asienta la Monarquía española.;,

Toda aquella tarde estuvo Pepe divagando en estas chispeantes bromas, lo que á su mujer inquietaba un poquito, pues quería verle siempre bien aplomado y sin el menor desentono en sus pensamientos. Y hasta el día siguiente, cuando ya se disponían á salir para Palacio, persistía la Marquesa en su inquietud, porque Pepe no dejaba de asustarla con sus equívocos maleantes. "Me parece, querida esposa, que saldremos de la audiencia entre alabarderos.

—Quita allá, tonto. No te hago caso..., Cesaron las bromas al salir en coche para Palacio. Llevaban á Tinito y á Feliciana, y por el camino el pequeño daba á su hermanita lecciones de etiqueta, pues la niña no se había visto nunca entre personas reales... Tras una espera brevísima, el gentilhombre de guardia, Conde de Moctezuma, condújoles á la presencia de Su Majestad, que en su Cámara les esperaba con el Príncipe de Asturias. ¡Con qué afecto tan sencillo y familiar les recibió la Señora! Besó María Ignacia la mano de la Reina, y ésta besó á Felicianita, ponderando su dulce belleza; á Tinito acarició también, y al saludo de Beramendi dió esta donosa respuesta: "Sí, sí: contenta me tienes... Necesito llamaros para que vengáis á verme. Sé que me queréis,

porque me lo cuentan; pero no se os ocurre

venir á decirmelo...

Marido y mujer replicaron con toda la su-tileza posible á la bondad de la Soberana, que les mandó sentarse, y ella puso á su lado, en el confidente, á Felicianita, cuya mano conservó un rato entre las suyas. María Ignacia estaba frente á Su Majestad; Beramendi un poco más lejos, y Alfonso y Tinito, replegándose al ángulo próximo al balcón, se entretuvieron en hojear un voluminoso librote con estampas ó figurines de todos los uniformes antiguos y modernos del Ejárcito español del Ejército español.

"Ignacia—dijo la Reina, — viéndote me parece que veo á tu buen padre...; oh, aquel don Feliciano!... carácter recto y leal como ninguno.; Y luego tan religioso...!; Ah! caninguno. ¡Y luego tan religioso...! ¡Ah! caballeros como Emparán son los que yo quisiera tener siempre á mi lado para que me aconsejaran... Créelo, pocos hombres hemos tenido aquí como tu padre... A él debo la inmensa ventaja de que bastantes carlistas me hayan reconocido, y que estén conmigo muchos que estuvieron con mi primo Montamalín.

temolín.

Esperaba María Ignacia que contestara su marido á estos expresivos conceptos, que escondían sin duda una intención política. Pero como él no chistó, limitándose á una ceremoniosa cabezada, tuvo ella que aprontar frases de relleno: "Yo procuro imitar á mi padre... imitarle en su sencillez, en sus virtudes..., Y por poner un puntalito á la conversación, que se caía de un lado, hizo el panegírico del señor de Emparán y el relato patético de su muerte, que fué como la de un santo. Mientras la dama salía del paso con estas remembranzas anecdóticas, Beramendi hablaba con doña Isabel; pero sólo con el pensamiento, y sin desplegar los labios le dirigía estas severas reconvenciones: "¿Por qué celebras la adhesión del absolutismo, si el llamarlo y acogerlo ha sido tu error político más grande, pobre Majestad sin juicio? Eso, eso es lo que más te ha perjudícado y acabará por perderte: agasajar á los que te disputaron el Trono, y dar con el pie à los que derramaron su sangre por asegurarte en él. Te has pasado al bando vencido, y para los que te aborrecieron has reservado los honores, las mercedes, el poder-Hipócritamente se agrupan á tu lado, y con devotas alharacas te rodean, te adulan, te abrazan... Pero no te fíes: los que parecen abrazos son empujones hacia el abismo.,

## XV

En este punto, la Reina, contestando á la última frase de María Ignacia, decía: "Sí, sí: ya sé que sois muy religiosos. Es la tradición de vuestra casa... Más arraigada estará la buena doctrina en tí y en tus hijos que en tu marido. (Risueña, mirando á Be-

ramendi.) Porque de la religión de ese no me fío vo... Está imbuído en las ideas que hoy enloquecen al mundo...

-Permítame Vuestra Majestad-dijo con prontitud el aludido,—que me defienda de esa injusta acusación. Yo...

-No, no entremos ahora en esas honduras—indicó Isabel bondadosa, tolerante.— Los hombres... ya se sabe... ó tienen bula, ó se la toman, para ser un poquito incrédulos

-Señora, yo aseguro á Vuestra Majestad que las libertades que me da esa bula no las útilizo más que para pensamientos y acciones en honor y provecho de Isabel II y de su Real Familia.

-Está muy bien. Sé que eres bueno, leal. Yo te cuento entre los mejores. Te quiero mucho, Beramendi. A tí y á todos

los tuyos estoy muy agradecida.,

Siguieron á esto palabras respetuosas de ambos cónyuges y un tímido murmullo de la niña. Doña Isabel, árbitra de los tópicos y giros de la conversación, la llevó á donde quiso, preguntando á los Marqueses por la educación de sus hijos, si eran aplicados, si adelantaban... Divagó María Ignacia; divagó también Felicianita, reseñando las prácticas de su colegio, y Fajardo, á quien la esposa echaba miradas terribles reconviniendole por su silencio, habló con afectado calor de los sistemas educativos, concluyendo por ensalzar como más excelente el que se seguía y observaba con el Serenísimo

Príncipe don Alfonso. Por creerlo así, pensaba ponerle á *Tinito* un profesor de Religión y Moral que fundamentara en el cora-

zón del niño la fe, las virtudes...

Contra lo que todos creveron, doña Isabel no dió importancia á esta piadosa idea, ó se había distraído pensando en cosas distantes. Algo habló en voz queda con María Ignacia, y en tanto el marido de ésta se despachó á su gusto, soltando diques, no á la palabra, sino al pensamiento, en esta forma cruel: "Pobre Majestad, las ridiculeces de la etiqueta que han inventado los adornados caballeros palatinos para incomunicar á los Reyes con el sentimiento nacional, me obligan á no decirte la verdad. Ninguno de los que venimos á rendirte acatamiento te ofrecemos la verdad, porque te asustarías de oirla. Ni aun los que más entran en tu in. timidad entran con la verdad. A tu intimidad llegan mintiendo, puesta la imaginación en sus provechos... Recibe, pues, bondadosa Isabel, el homenaje de mis doradas mentiras. Cuanto te he dicho esta tárde es una ofrenda de flores de trapo, únicas que se reciben en los regios altares... Tú, más que otros reyes inclinada á lo familiar y plebeyo, dejas que llegue á tí la verdad española en cosas externas, decorativas y verbales; pero en las cosas de carácter público no quieres más que la mentira, porque en ella estás educada, y falsedad es la misma capa religiosa, mejor dicho, velo transpa-rente, con que quieres encubrir tus errores

políticos y no políticos, Reina descuidada

y sin ventura.,

Lo que se decían la Reina y María Ignacia llegaba muy apagado á los oídos de Beramendi. Más claramente percibía el murmullo de la conversación de los dos niños viendo y comentando las estampas, y el ruido de las luengas hojas de papel cuando la mano de Alfonso las volvía. Doña Isabel alzó la voz con esta frase: "María Ignacia, quiero darte la banda de María Luisa... No me perdonaré nunca no haberlo hecho antes. Ha sido un descuido... Soy muy descuidada, ¿verdad?, La Marquesa se deshizo en cumplidos y gratitudes, y Beramendi no tuvo más remedio que decir: "Señora, las bondades de Vuestra Majestad no tienen límite. ¿Cómo expresar á la graciosa Soberana nuestro agradecimiento?, Y mientras Isabel hablaba con Ignacia de otras mercedes para sus hijos, Beramendi soltó así el pensamiento: "Para nada nos hace falta ese cintajo... Lo tomamos, porque, si tú admites nuestros homenajes mentirosos, de tí recibimos la mentira, ó sea los signos de vanidad. Rey y pueblo nos engañamos recíprocamente, obsequiándonos con trapos pintados que parecen flores, y con honores pintados ó escritos que parecen afectos.,,

Isabel decía: "Tengo que daros otro título, un titulito de Conde ó Vizconde, que pueda lucir vuestro primogénito cuando llegue á la mayor edad,... María Ignacia no tuvo más remedio que coger el incensario y echar

sobre la Reina este humo espeso y oloroso: "Señora, Vuestra Majestad nos abruma con sus mercedes. ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer tales honores?, También sahumó de lo lindo el Marqués, y su mujer añadió: "Nuestra Reina es la misma bondad. Por eso la quieren tanto los españoles...

—¡Ah! no, no—exclamó Isabel con dejo de melancolía:—ya no me quieren... ya no me quieren como me querían... y muchos me aborrecen... no por culpa mía, pues bien sabe Dios que yo no he cambiado en mi amor á los españoles... Pero las cosas han venido á esta tirantez... ¡qué sé yo!... por acaloramientos de unos y otros... ¿Verdad, Beramendi, que no tengo yo la culpa?"

Y el agudo Fajardo saltó y dijo con exquisita ficción cortesana: "Ninguna parte tiene Vuestra Majestad en esta situación embrollada y penosa. Ello es obra de los hombres públicos, movidos siempre de la

ambición, del egoísmo...

-¿Crees que esto se despejará, que se

calmarán las pasiones?

—¡Oh, Señora! yo espero que el Gobierno irá confirmando su autoridad, y que los que están en rebeldía reconocerán su error...

— Eso me dicen todos, ya, ya...—indicó Isabel con ligera inflexión picaresca en sus labios, hechos al concepto maleante.—Veremos por dónde salimos. Yo confío siempre en Dios, que creo no me abandonará.,

Y mientras la Reina, volviéndose á María Ignacia, desarrollaba la misma idea en forma familiar, Beramendi le dirigió con el pensamiento estas graves razones: "No invoques el Dios verdadero mientras vivas prosternada ante el falso. Ese Dios tuyo, ese ídolo fabricado por la superstición y vestido con los trapos de la lisonja, ese comodín de tu espiritualidad grosera, no vendrá en tu ayuda, porque no es Dios, ni nada. Te compadezco, Majestad ciega, dadivosa y destornillada. Los que tanto te amaron, ahora te compadecen... Has cometido la torpeza de convertir el amor de los españoles en lástima, cuando no en aborrecimiento. Yo reconozco tu bondad, tu ternura; mas no bastan nozco tu bondad, tu ternura; mas no bastan

nozco tu bondad, tu ternura; mas no bastan esas prendas para regir á un pueblo... El pueblo español se ha cansado de esperar el fruto de ese árbol de tu bondad, que has entregado al fariseísmo para que lo cultive., Y cuando Isabel, poniéndose en pie, señaló el término de la visita, y prodigaba sus afectos á María Ignacia y á la inocente Feliciana, Beramendi arrojó sobre la Majestad esta muda salutación de despedida: "Adiós, Reina Isabel. Has torcido tu sino. Empezaste á reinar con las caricias de todas las hadas benéficas, y esas hadas protectoras se te han convertido en diablos que te arrastran á la perdición... Como en tus oídos no sabe sonar la verdad, no puedo decirte que reinarás hasta que O'Donnell dé permiso á los Generales de la Unión para secundar los planes de Prim. ¡Pobre Reina! ¿cómo decirte esto? Me tendrías por loco, me tendrías por rebelde y enemigo de tu persona,

y asustada correrías á pedir consuelo á tus diablos monjiles, y á la odiosa caterva que ha levantado un denso murallón entre Isabel II y el amor de España... Y al separar de tu nombre mis afectos, te digo: "Adiós, mujer de York, la de los tristes destinos... Dios salve á tu descendencia, ya que á tí no te salve."

## XVI

Con refinadas etiquetas y besuqueo de manos, la noble familia se despidió de la Reina y del heredero de la Corona. Por el camino y en su casa comentaron los Marqueses la visita, mostrándose agradecidos (ella principalmente) á la bondad de la Señora, y un tanto dudosos (él más que ella) del valor de las bandas y títulos con que la graciosa Majestad les obsequiaba. Divagó risueña y con un poquito de vanidad María Ignacia, pensando y diciendo que le gustaría para Pepito el título de Conde de Monreal, nombre de la inmensa propiedad que en aquel lugar de Navarra poseían. A todo contestaba Fajardo afirmativamente; que nada era para él tan grato como acomodarse á las ideas y gustos de su buena esposa.

Con sus amigos, que nunca le faltaban; con la política y con los viajes aerostáticos de Confusio por los espacios de la Historia,

pasó Beramendi muy entretenido los primeros meses del 67. La reunión de las nuevas Cortes moderadas, con la servil reata ministerial que trajo González Bravo; la flamante Constitución interna, entremés político del mismo Maese González, y otras cosillas que diariamente surgían en el retablo de los acontecimientos, eran la sabrosa co-midilla del vulgo. De la tal Constitución interna hizo Juanito una divertida parodia en verso libre, ó libertino, que ahora no tiene cabida en estas páginas por la prefe-rencia que es forzoso dar á un asunto más relacionado con la persona del amigo Fajardo... Pues sucedió que una mañana, cuando más descuidado estaba el hombre, vió aparecer una luctuosa, tétrica y suspirante se-ñora, que al modo de fantasma penetró en el despacho. Cubríase la visión con un negro y tupido velo matizado de ala de mosca, y por entre las ajadas ropas salía, como de un féretro, una mano enguantada y tiesa.

"Señor Marqués, una madre desolada viene á solicitar su amparo..., y diciéndolo, levantó con solemne ademán el velo y mostró la faz dolorosa y marcadamente desnutrida de doña Manuela Pez.

"Siéntese usted, señora, y dígame...

-No me niegue usted su amparo-dijo la triste dueña. — Mi tribulación sólo puede comprenderla usted, tan amante de la familia. Tengo una hija... usted la conoce... Teresa, corazón tierno, voluntad desgobernada, cabeza vacía de todo juicio. És mi

única familia, el único bien que poseo, pues ningún otro me ha dejado poseer Dios... Todo Madrid sabe que hace siete meses mi dislocada hija se escapó de Arechavaleta, donde al arrimo estaba del difunto Marqués de la Sagra... que en aquellos días aún no era difunto... y arrebatada de su liviandad marchó á Francia con un bandido, con un salvaje que había conocido al ir con Prim desde Fuentidueña de Tajo á los montes de Toledo... Tan loca como Teresa fugada he vivido yo estos meses con el trajín de buscarla. Por fin, no há muchos días he averiguado dónde se esconden los criminales, y también sé que el señor Marqués conoce á ese maldito Ibero y está con él en correspondencia. Por lo que más usted quiera, señor, facilíteme el medio de sorprenderles, trincarles bien trincados, y traerles acá bajo partida de registro...

Sorprendido Beramendi de tales cuentos, dijo á la enlutada que no sabía de Teresa ni del bandido, y que bien podía irse á otra parte con aquellas músicas. Mucho trabajo le costó aquel día sacudirse el pesado moscardón; pero al fin se fué Manolita sin obtener lo que deseaba, lamentándose de su mala suerte. Peor había de ser la del Marqués, porque pasados luengos días volvió á presentarse la dueña con la misma cancamurria, y de rodillas, tal como ante Don Quijote la Micomicona, pidió al caballero el auxilio de su fuerte brazo... "Porque usted tiene influencia con el Gobierno—le dijo

bañado en lágrimas el ya flácido rostro,—y puede conseguir que por la vía diplomática se pida la extradición de esos tunantes, y que vengan aquí atados codo con codo entre guardias civiles.

-¡Pero, señora, si dije á usted...! ¡Vaya, que no es floja monserga la que usted me

trae!...

—Me ha dicho Sebo que el señor Marqués puede hacer que vengan acá reclamados por la autoridad militar, pues el Iberito es un conspirador tremendo. Como que él y Chaves están en la frontera tramando la caída de Isabel II... Y para que el señor Marqués se convenza de lo malos que son Teresa y su salvaje, sepa que no sólo conspiran, sino que ofenden y ultrajan á nuestra santa Religión con el culto á los ídolos que allá practican, sí, señor...

—La idolatría y el fetichismo son la más cómoda religión entre salvajes. Andarán por los bosques, comerán raíces y vestirán

pintorescos taparrabos.

—No visten deshonestamente, según me han dicho. Entiendo yo que su traje se compone de una sábana blanca que les cubre todo el cuerpo, y llevan corona de ramaje en la cabeza, al modo de esos druídas que salen en la Norma. Mis noticias son que viven en un lugar montañoso cerca de San Juan de Pie de Puerto.,

Sospechando que las historias contadas por la dueña no eran más que un encubrimiento artificioso de la necesidad que la tal sufría, el Marqués le dijo: "Yo, señora, nada puedo hacer en ese negocio, y por tanto, le suplico que se retire y no vuelva más á mi casa con esa matraca. Si quiere usted aceptar cinco duros como indemnización por la soledad y estrechez en que la pone su hija, tómelos, y que Dios la ampare y la Virgen

la consuele.,

Tomó doña Manuela, no sin escrúpulos de su melindrosa dignidad, la moneda de oro, y salió con tiesura y oscilación de Dolorosa llevada en andas... Aunque algo había oído Beramendi de la fuga de Teresa, ignoraba que ella y el joven Ibero vivían allende el Pirineo en completa paz idílica, sin la menor nube que empañara el cielo de su ventura; que Teresa, lejos de manifestar cansancio, se afianzaba más cada día en el gusto de aquel vivir íntimo y pobre, sin más que lo preciso para la existencia material; que Ibero se maravillaba de verla tan constante en sus sentimientos, y que para los dos trans. currían los días dichosos sin que se les ocurriera cambiar de vida. Extraña cosa era que una mujer tan corrida y aventada como Teresa, hubiese llegado á la condensación de sus afectos y á consagrar toda su alma á un solo hombre, sin pensar en nuevos cambios, estimando aquel amor y aquel vivir como reposo definitivo de la movilidad de su juventud. No era la juiciosa que se equivoca, sino la equivocada que rectifica, la fatigada que se sienta y se adormece en la tardía enmienda de sus errores.

No sabía tampoco Fajardo que Ibero había ido cayendo en una dulce pereza men-tal, á medida que el alma de la pecadora penetraba más en la suya. Primer síntoma de aquella pereza era un creciente olvido del ensoñado amor que le hizo caballero de una Dulcineíta lejana. La imagen de ésta subsistía en la mente del galán, mas ya desvanecida, borrosa... El hombre vivía más en el presente que en el pasado azaroso y en el porvenir obscuro. Y es que el presente, cuando viene con fácil curso y libre de inquietudes, tiene una fuerza incontrastable. Es un constructor de vida que emplea los materiales más sólidos, desechando todo lo inconsistente, ilusorio y fantástico... Habíanse arreglado Santiago y Teresa con una honrada familia que les alojaba por poco dinero, y ellos con otro poco atendían á su sustento frugal. La pella traída de Bayona había de tener fin, aunque los amantes, con económicos estirones y arbitrios, trataban de alargarla. El tiempo corría, la existencia se prolongaba, y el metal de las monedas se deshacía de oro en plata, de plata en cose deshacía de oro en plata, de plata en cobre, y de cobre en aire.

Para dilatar el agotamiento de la pequeña mina, Santiago trabajó en una industria. Existían en Itsatsou tornerías de boj movidas por saltos de agua. Una de éstas era propiedad de Carlos Bidache, casero y patrón de la enamorada pareja. Empezó Ibero por pasar algunos ratos en el taller, viendo productivo de la enamorada pareja. modelar al torno lindas piezas de aquel palo

duro y coherente como marfil, aros de servilletas, anillas de cortinas, peonzas, fichas de damas y ajedrez, y otras fruslerías graciosas. Al principio no hacía más que mirar; luego ayudaba; cogió al fin las herramientas. Su habilidad se manifestó tan pronto, que al poco tiempo le señalaron un franco de jornal... No tardó en ganar dos. De su trabajo salía satisfecho, y en el jardincito frontero al taller le esperaba Teresa con la patrona y amiga María Bidache. Gozosos volvían á casa los amantes, libres de cavilaciones extrañas á la dulce paz en que vivían.

Entre las cualidades anímicas de Ibero descollaba la sinceridad. Sus ojos negros, que constantemente cambiaban la luz interna con la luz del mundo, solían tomar la delantera á la palabra; su frente espaciosa, su varonil rostro, en que la belleza de líneas tan bien se avenía con el tostado color, hablaban para quien supiera entenderlos. Tanto como él sincero era Teresa perspicaz. El amor definitivo y sintético que ponía sello á su existencia, dábale prodigiosa facilidad para leer en los ojos y en la cara de Santiago como en el más claro libro. Algunas noches, antes ó después de cenar, viéndole meditabundo, le decía: "Ya sé en lo que estás pensando. Piensas que este trabajo de la tornería, esto de hacer bagatelas y chirimbolos, no es para tí... Y te acuerdas del mar... de los barcos en que has navegado, de don Ramón Lagier... Todo aquello era grande, y esto es para tí un país de juguetes... ¿Verdad que es eso lo que piensas?

-Eso es-dijo Ibero, que abría su alma de par en par siempre que Teresa le mandaba que abriera.—Pero aunque piense en la mar y en don Ramón y en todo lo grande, debajo de este pensamiento, que es el humo, hay otros, Teresa, otros que son el fuego,

el verdadero fuego de mi vida,,

Dos noches después trasteaba Teresa en sus habitaciones, poniendo en los menesteres domésticos la donosura y gracia que de la vida regalada había traído á la vida pobre. En los trajines de cocina y del arreglito de la casa, sabía mantenerse siempre limpia, y evitar con arte supremo la grosería, la fealdad y el desmerecimiento de su persona. Santiago leía la *Petite Gironde*, que le daba Bidache para que se enterara de las cosas de España.

"Sé lo que piensas—le dijo Teresa,—antes y después de leer el periódico. Piensas en Prim... Quieres echar de tu pensamiento al grande hombre, y el grande hombre vuelve... Piensas en la conspiración, en si van y vienen... en el levantamiento, y en la pobre

doña Isabel destronada.

—Verdad que pienso en lo que dices. No puede uno olvidar que es español. ¿Quién no desea para su patria un buen gobierno? Yo tengo patriotismo; me gusta ver desde aquí á los que ayudan al gran Prim en su obra...

Avanzaba ya el verano cuando los Bida-

ches, que eran hijo y padre, ambos casados, determinaron trasladarse á Olorón, donde Carlos Bidache junior había tomado en arriendo una vieja marmolería y canteras para trabajarlas con los modernos medios industriales. Decidieron Ibero y Teresa seguir á sus patrones por el grande afecto que les tenían, y acaso porque la extracción y laboreo del mármol podría ofrecer á Santiago extenso campo de actividad. Resolvió entonces Teresa vender parte de sus alhajas; y al efecto, se fueron un día los dos á Bayo-na, encaminados por Bidache á un cambista de moneda y trafante en pedrería, hombre de rigurosa probidad que no había de engañarles. Era el tal emigrado realista, del tiempo de los Apostólicos, viejísimo ya, olvidado de la lengua española sin haber aprendido bien la francesa. Llamábase Chaviri, y vivía en Saint-Esprit con tres hijos habidos de una hebrea, ya difunta.

Recibidos por el marchante, regatearon el valor de las joyas. Chaviri, con un lenguaje de filología comparada, revoltijo de patois, vascuence, francés corrupto y español aljamiado, defendía su negocio; Santiago y Teresa miraban por lo suyo; al fin, visto que el apostólico judaizante no apretaba con exceso, se cerró trato. En la tienda de Saint-Esprit quedaron varios pendientes, alfileres de pecho, sortijas y otras menudencias, y los amantes cargaron con unos mil seiscientos francos en buena moneda. Aún le restaban á Teresa dos perlas magníficas y

algunos brillantes y esmeraldas que reser-

vó para futuras contingencias.

Con la operación de venta y algunas compras, se les hizo tarde y tuvieron que quedarse en Bayona, hospedándose en la *Pro*videncia, donde se les apareció, como salido por escotillón, el gran Chaves, que muy gozoso de verles, informó á su amigo Ibero sotto voce de la nueva intentona que estaban preparando. El golpe se daría por la frontera de Aragón, y para ello contaban con los carabineros, y con voluntarios mandados por sargentos y oficiales. "La cosa va de veras—decía.—El movimiento por el Pirineo aragonés está á cargo de Moriones, que operará en combinación con Pierrad y Baldrich, y es casi seguro que vendrá don Juan Prim á ponerse al frente. Si viene, ¡adiós, Isabel mía! En un par de jornadas nos plan-taremos en Zaragoza. Y para que sea com·. pleto el sofoco que vamos á dar á la maldita Reacción, Contreras pasará el Pirineo por el Valle de Arán, y Bonet, Casanova y Ga-minde por Lérida. ¡Adiós Madrid, adiós Camarilla y Narváez y Patrocinio de mi alma! De esta hecha seréis polvo.,

No mostraba Ibero poco interés en los planes guerreros comunicados por Chaves. Creíalos razonables, prácticos, y de éxito seguro si en efecto venía Prim á infundir á todos su ardimiento. Lo mismo pensaba Teresa, que añadió esta sensata observación: "¡Que venga Prim, que venga! Si le hubiérais tenido en Madrid el 22 de Junio, no

habríais salido con las manos en la cabeza, y sabe Dios lo que hoy sería nuestra triste

España.,

Viendo el revolucionario incansable la buena disposición del valiente joven, le incitó á coger de nuevo las armas por la causa santísima de la Libertad. Ocasión como aquélla no debía desperdiciar un buen patriota. Si se decidía, irían juntos á ponerse al lado de Moriones. Insistente en sus manejos de catequista, dijo á Ibero que su amigo Muñiz había llegado á Bayona, haciendo el viaje de Madrid á la frontera disfrazado de cura. Muy pronto saldría para París á recibir y traer las órdenes del General. Si Santiago deseaba verle, le llevaría pronto al escondite de don Ricardo, que por burlar la vigilancia del Cónsul de España, se ocultaba en la casa de una tendera de telas (rue d'Espagne), donde también vivían agazapados Damato y Montemar. Excusóse el otro, alegando la precisión de volverse al pueblo al romper el día. Mas el tentador Chaves, que con las alegres y soñadas glorias de la lucha por la Libertad quería inflamar el alma de Ibero, añadió estas razones: "Aquí tienes, dispuesto á po-nerse en marcha conmigo y otros patriotas, á un sargento amigo y paisano tuyo, lla-mado Silvestre Quirós.", Ni por éstas se le comunicó á Santiago, al menos ostensiblemente, el entusiasmo del tentador, y se despidió para Itsatsou y Olorón, á donde trasladaría su residencia.

Prorrumpió Chaves en exclamaciones de regocijo, diciendo: "Pues nos veremos en Olorón, que de allí hemos de partir para el Pirineo, hijo... ¿Y dices que vais á vivir á la marmolería de Camus?... La conozco. Allí habitamos Moriones y yo una temporadita... Con que hasta luego, amigos míos, y diga-

mos con el ángel: ¡Prim, Libertad!,

Partieron los tórtolos, y á los pocos días hallábanse establecidos en Olorón, junto á los industriosos Bidaches. Estos eran la paz, Chaves la guerra y las aventuras. Entablóse una corta porfía, de la cual hablará Clío Familiar en las páginas siguientes, anotando además la repentina y admirable resolución de Teresa Villaescusa, que iba resultando mujer de altas ideas, de corazón tan grande como las gigantescas moles del cercano Pirineo.

## XVII

La marmolería de Camus, donde se instalaron los prófugos, estaba en el arrabal de Sainte Marie, separado de la villa de Olorón por la torrentera de Aspe, que baja del Pirineo metiendo ruido y levantando espumas. El sitio era muy ameno; dábanle mayor encanto las casas risueñas y ajardinadas, las verdes campiñas próximas y el panorama espléndido de la cordillera, im-

ponente muro entre Francia y España. La serrería de mármoles, cuya restauración industrial emprendió Bidache hijo sin demora, ofrecía campo de actividad al buen Ibero, y éste no dejó de ver en ella, desde los primeros instantes, una granjería provechosa para el porvenir. Pero no bien cumplida una semana de vivir Teresa y su amado en aquel apacible refugio, se apareció de nuevo el impetuoso Chaves, que, como serpiente del Paraíso, siguió tentando con promesas de gloria y otros halagos al fogoso Iberito. Y para reforzar su dialéctica, llevó. una tarde á Silvestre Quirós, el amigo y paisano de Santiago. Aunque Silvestre ha-bía salido de España con los galones de sargento primero, en el ancho campo de la emigración era considerado ya como teniente ó capitán (no se sabe con certeza), y se le daba el mando de una compañía mixta de contrabandistas y carabineros.

Resistía Santiago heróicamente la sugestión guerrera y patriótica de sus amigos, no porque dejara de prender en su alma el fuego que aquellos locos le transmitían arrojándole conceptos incendiarios, sino porque, firme en el amor de Teresa, pensaba que ésta había de padecer cruelmente viéndole correr en pos del fantasma revolucionario. La separación, además, habría de ser para entrambos amarguísima. Hallándose, pues, una noche en estas luchas de su mente arrebatada y de su corazón amante, retirados ya los dos en su aposento después de cenar,

sobrevinieron estos memorables razonamientos que hizo Teresa con elevado y ge-

neroso espíritu:

"Muchas cosas he aprendido, Santiago, desde que rompí con aquella vida indigna para quererte á tí solo. El amor tuyo y esta paz en que vivimos, han despertado todo lo bueno que puso Dios en mí. Quiero decir que, por quererte tanto, ya no tengo más egoísmo que el del amor; pero fuera de esto, no apetezco otro bien que el tuyo, y todo cuanto poseo lo doy porque seas feliz, porque veas cumplidas tus aspiraciones... ¿Me vas entendiendo?... ¿Por qué me prendé yo de tí en aquellos caminos manchegos? Por lo que me contaste de tu ensoñamiento de cosas grandes desde que eras chiquito, por el afán que yo veía en tí de ayudar á los hombres valientes y de igualarte á ellos. Pues si por esto te amé y te amo, ¿no es un desatino que yo te estorbe para realizar lo que te pide tu carácter, tu corazón y tu natural todo? ¿No sería yo criminal si te amarrara para siempre á esta vida de menudencias, en la cual no puedes salir de la insignificancia, de la nulidad? Mucho he pensado en esto desde que hablamos con Chaves en Bayona. A fuerza de cavilar y cavilar, aquí tengo una idea que creo inspirada por Dios. Vas á saberla: la mejor prueba de amor que puedo dar á mi águila es soltarle las ataduras y decirle: "Vete á tus espacios altos, águila mía, que aquí me quedo yo viéndote subir y esperando que vuelvas á mi lado.,

Suspenso y aturdido dejaron á Ibero estas declaraciones, que tan alto sentido de la vida entrañaban, y no supo por el pronto contestar más que con vaguedades y pro-

testas de amorosa constancia.

"Creo todo lo que me dices—prosiguió Teresa,—y es preciso que creas tú todo lo que á decirte voy. Prepárate, porque oirás cosas de esas que causan miedo por demasiado sinceras... Yo soy, digo, yo he sido una mujer mala... una mujer perdida... 6 si esto te parece duro, una mujer sin juicio. Soy de esas que han nacido para una vida dividida en dos partes, una buena y otra mala; pero si lo común en las que nacen con ese sino es vivir primero la mitad buena y luego la mala (y en este caso se hallan muchas casadas), á mí me ha tocado el poner la mitad mala antes que la buena, y en ésta estoy ahora... El cuento es que con mi pasado deshonroso no puedo echar sobre tí más que una sombra muy negra y muy mala. ¿Qué posición puedes tú alcanzar, ni qué honra ni qué provechos al lado de Teresa Villaescusa? Si de este rincón saliéramos para volver á Madrid, serías conmigoun hombre mal mirado de todo el mundo. ¿Y de tus padres, qué diré yo? Sin duda se avergonzarían de llamarte hijo. (Nuevas: protestas de Santiago invocando la razón libre, la independencia moral y qué sé yoqué.) Ante eso, mi conciencia se subleva. La mujer mala se levanta, sacude el polvoque de los tiempos de su maldad aún pueda

quedarle encima, y dice: "Santiago mío, vete á mirar de cerca las grandezas de Prim ó de Moriones; llégate á la fantasma, tócala: sabrás lo que hay en ella. No diré yo que no encuentres lo que buscas. ¿Quién sabe lo que Dios te tiene reservado? Ya salgas bien de tu nueva tentativa, ya salgas malamente, aquí me hallarás... á no ser que te quedes por allá ó no quieras volver, en cuyo caso yo seguramente no habría de sobrevi-

vir á mi soledad...,

Aún resistió Santiago, poniendo el amor por cima de la gloria y de toda ambición. Mas como Teresa repitiera su poderoso razonar, inspirado en la realidad de la vida. se rindió el hombre, y declaró que iría, sí, á probar nuevamente fortuna en la guerra sediciosa; pero lo hacía por obediencia á los deseos de su amada, y con firmísimo propósito de volver á su lado vencedor ó vencido. Dijo Teresa que á tal prueba le sometía por deber de conciencia y por estímulo del amor mismo, el cual, también algo ambicioso, á su modo buscaba un poquito de grandeza... Y además de aquella prueba, á otra le sometería; mas como era tarde, pensaran en dormir, que tiempo habría de decir lo restante.

Durmió inquieto Santiago, y Teresa no pegó los ojos, pasando la mayor parte de la noche en monólogos ardientes, engarzados uno con otro, al modo de rosario, por el hilo de esta idea fija: "La otra prueba es más dura, es terrible; pero aunque en ello me juegue yo la vida, á esa prueba voy. En esta segunda mitad de mi vida, que debiera ser mala y me ha salido buena, me he vuelto más lista que antes lo fuí; tengo talento que ya lo quisieran las honradas á carta cabal, y un tesón y una entereza que ya, ya... Pues es preciso que esa ilusión vieja de Santiago por la tal Salomita se confirme ó se desvanezca. O ella ó yo... No quiero incertidumbres ni tonterías de si será ó no será. Le diré á Santiago que en cuanto salga de su aventura bien ó mal, se vaya á donde está esa niña zangolotina y la vea... y escoja entre ella y yo... Esas cositas del ideal y de la belleza soñada me ponen en una celera horrible. Quiero disipar esa nube y dejar bien limpio y claro el cielo mío... He averiguado que la niña pura está cerca de aquí, en un pueblo que llaman Lourdes... Por lo que de ella me han dicho, se me ha metido en la cabeza que es una desaborida,. que no ha de gustar á Santiago cuando la vea y la trate más que la ha tratado y visto... Yo soy valiente; voy á la cabeza de las dificultades, estoque en mano, y el toro me mata á mí ó yo le mato á él... Santiago mío, no quiero la menor duda entre nosotros. Antes que dudar, morir...,

De este delicado asunto y espinosa prueba habló á Ibero al siguiente día, con disgusto de él, que ya se iba acostumbrando á ver la estrella que llamó Polar apagándose gradualmente. Heróica y altanera, Teresita repitió la terrible fórmula antes que dudar

morir, añadiendo el lugar de residencia de la Dulcineíta, y requiriendo á Santiago á que de una vez despejase aquel misterio, cerciorándose de si el ídolo adorado en sueños era persona ó muñeca. Con cierta repugnancia habló Santiago á Teresa de este asunto, y enérgicamente dijo que de las dos pruebas, sólo á la primera se sometía, y la otra debía ser de plano desechada como impertinente y peligrosa... Y volvieron Chaves y Quirós, y al saber que la parienta de Ibero le daba licencia para incorporarse á los expedicionarios, alegráronse lo indecible

En aquellos días estaba Olorón lleno de emigrados, los más con nombre fingido y disfrazando como podían la condición y nacionalidad. De Burdeos había traído Chaves unos treinta, y otros procedían de Bayona, Mont de Marsan y Tarbes. Teresa, que era buena observadora, vió en Sainte Marie y en la villa caras conocidas, tipos de militares y de patriotería ciudadana, fisonomías vascas, figuras madrileñas. La presencia de policía y gendarmes venidos de Pau, aventaron el enjambre, que se corrió hacia el Sur, esparciéndose en la enorme muralla Pirenái-ca. Llegó por fin la noche en que hubo de emprender Ibero el camino de su aventura. La despedida fué tiernísima, partiendo él con aflicción muda, quedando Teresa lloro. sa y abrumada de presentimientos.

Con Santiago salieron de Sainte Marie Chaves y el Pollero poco después de las diez de la noche, y por trochas y veredas tomaron la orilla izquierda de la torrentera de Aspe, aguas arriba, en dirección Sur. No llevaban más que lo puesto y una muda de ropa ligera, en envoltorio á modo de mochila; faja donde guardaban el tabaco, la navaja y algún dinero; alpargatas, boína, y el corazón lleno de esperanzas. Anduvieron buen trecho silenciosos, y lejos ya del punto de partida, rompió Chaves con estas advertencias y explicaciones: "Iremos juntos hasta un sitio l'amado Puente de Lescun. Allí encontraremos á Silvestre Quirós y á otros amigos, y nos separaremos en dos grupos. Yo iré en el que ha de seguir hasta Canfranc. Tú, Santiago, y tú, Isidro, iréis con Silvestre al Valle de Ansó, donde recogeréis la partida de escopeteros que allí se está organizando.

Algo faltaba que el ardiente revolucionario dejó para lo último, por ser lo más penoso y desagradable. "Amigos—dijo suspirando,—tengo que comunicaros una mala noticia. Don Juan Prim no viene, como nos habían prometido, pues se ha resuelto que vaya á Valencia, donde se dará otro golpe. Es un dolor; nos han jorobado; pero qué remedio... Nos mandará Morioñes, que es de los que tienen los calzones bien puestos, y las ternillas en su sitio, y además conoce palmo á palmo los terrenos de Aragón. Animo y adelante., A cuerno quemado les supo la noticia á los dos patriotas; ambos recordaron el desastre de Madrid por la au-

sencia de Prim, y Santiago refirió el de Valencia, donde las tropas se echaron atrás en el momento preciso, sin que la presencia del General valiera de nada.

Amanecía cuando llegaron á Pont de Lescun, y en una casa, que más bien parecía castillo en ruínas, encontraron á los amigos anunciados por Chaves. Reuniéronse allí unos catorce hombres, aragoneses en su mayoría, según declaraban la traza y el acento. Diez eran los que habían de seguir á Canfranc. Cuatro pasarían al Valle de Ansó á las órdenes de Silvestre, y guiados por un ansotano... Adiós, adiós. Un cantinero híbrido de baturro y francés les sirvió la mañana, y mejor bebidos que comidos, emprendieron la marcha los dos grupos, cada cual á su destino, por angostas veredas trazadas por el ligero pie de las cabras. Pero los vericuetos más riscosos é inaccesibles, fueron los que acometió la partida gobernada por Silvestre Quirós, que había de franquear enormes desniveles hasta encaramarse en las estribaciones del Pico d'Anie, por donde buscaría el desfiladero que les abriera paso á la cuenca del Veral. Todo el día invirtie. ron aquellos infelices en escalar peñascos, vadear torrentes, gatear por céspedes res-baladizos ó por lastras donde difícilmente podían asegurar el pie. Tras de una gran masa rocosa vencida, aparecía otra más imponente y adusta, y tras una temerosa an· gostura suspendida sobre el abismo, venía un cornisón que ladeados pasaban agarrándose á los picos de la peña, ó á los arbustos que en las grietas crecían. Ibero, que no creía existiese espectáculo más grandioso que el del mar, quedó absorto y aterrado ante la majestad de aquel mundo de las al-turas, oleaje petrificado, imprecación que la tierra lanza contra el cielo, desesperada por

no poder escalarlo.

El guía, cuyo vigor muscular se había educado en el contrabando, no conocía la fatiga. Los cinco expedicionarios sacaban fuerzas de flaqueza, y sometían piernas y pulmones á un inmenso trabajo. Pero en el constante ascender, la variedad de paisajes les sorprendía y á veces les anonadaba: á la salida de un pasadizo de rocas, bordearon un lago que dormía entre muros verdosos; un lago que dormia entre muros verdosos; luego vieron á sus pies el lugar de Lescun, y sobre sus cabezas unos picachos tan inclinados sobre la vertical, que al parecer bastaría que alguien tosiera ó diese unas palmadas, para que se vinieran abajo con la nieve que en sus espaldas y en sus rebordes tenían... Los caminantes no podían ya con sus cuerpos. Pero el guía les arreaba, siempre risueño y zumbón anunciándoles. siempre risueño y zumbón, anunciándoles que pronto llegarían á su descanso. Por fin, en una revuelta del Puerto de Anie llegaron á una corta meseta, donde el guía, hundiendo en el suelo el regatón de su palo, les dijo alegre y triunfante: "Alto aquí, caballeros, tomen respiro, y echen una miradica para esa parte baja por donde se pone el sol., El sol se ponía con esplendor de llama-

radas rojizas entre nubes, por la parte en que todas las masas de montes aparecían en descenso. Miraron los asendereados andantes, y vieron al término de la gran escalera de montañas un vacío, un azul plano, que les pareció un pedazo de cielo, desprendido por detrás del mundo visible. "Es el mar, el mar,, gritaron los tres á una, quedando embelesados en la contemplación del sublime cuadro. Era el golfo de Gascuña; podían mirarlo á noventa kilómetros de distancia, y desde una altura de dos mil metros. Ante el mar y la montaña, Ibero, silencioso, pen-só que á la medida de aquellas grandezas debieran cortarse siempre los hechos humanos.

## XVIII

Elegido por el ansotano un sitio para vivaquear, encendieron lumbre y á ella se arrimaron gozosos; que Agosto dejaba sen-tir en aquellas alturas su cruda frialdad. La noche fué alegre, amenizada por la fogata y una cena frugal. Con esto y una dor-mida breve, repararon sus fuerzas, y á la madrugada siguieron su camino por gargantas estrechas y ondulantes senderos con más bajadas que subidas. A las tres horas de camino oyeron un *ujujú* lejano, después otro más próximo. "No hay que temer—dijo el práctico; —son amigos, "y soltó él una especie de relincho que repercutió en las solitarias hoces por donde caminaban. Al poco rato se les aparecieron tres hombres armados de escopetas. Eran montañeses de Hecho. Reconocidos por Quirós, se estrecharon las manos gritando: "¡Aragón... Libertad!"

Al cabo de otra larga caminata, vieron dos hombres que se alejaban traspasando una loma: eran carabineros franceses que se recogían á sus puestos. A la media hora, llegaron á una caseta, frente á la cual Silvestre Quirós se detuvo con cierta solemnidad, y descubriéndose dijo: "Señores, estamos en España., Isidro el Pollero, arrebatado de súbito entusiasmo, saludó el suelo de la patria con patadas vigorosas y estos desaforados gritos: "Aquí nos tienes, España; venimos á traerte la Libertad. Tómala (reforzando los pisotones), tómala por buenas ó por malas., Poseído Ibero de emoción viva, callaba, y pisaba suavemente. Sus primeros pasos en España después de tan larga emigración eran mesurados, respetuosos, como si hollaran una superficie sensible.

A medida que avanzaban en la estrecha cuenca por donde corrían jugueteando las recién nacidas aguas del Veral, los senderos les ofrecían mejor andadura. A un lado y otro veían los ganados de Ansó pastando en las verdes praderas; veían cabañas, casitas pobres, menguados huertecillos entre peñas. El río crecía rápidamente, amamantado por

delgados arroyos que ondulando bajaban del monte; nutríase después de mayores caudales, y cuando ya por su crecimiento adquiría plenitud, lo apresaban para utilizar su juvenil pujanza en el meneo de las ruedas de molino.

Cerca ya de mediodía encontraron otros amigos contrabandistas; uniéronse á éstos unos pastores, que sin abandonar su pacífica condición bucólica, celebraron la bondad y justicia de la Causa (que sus entendimientos vagamente comprendían), y se dolieron de no poder auxiliarla con activo concurso. En prueba de solidaridad, convidaron á los forasteros y sus acompañantes á una calderada de oveja. Ardía ya el fuego entre los trébedes, ya estaba la res desollada. Aceptó galanamente Quirós en nombre de todos, y el festín fué placentero, sabroso, amenizado por la conversación y por los zaques que muy á punto llevaron los carabineros.

A todos conocía Quirós en el Valle, donde había vivide dos largos meses, haciendo propaganda revolucionaria y reclutando prosélitos. Era uno de los más activos y despiertos agentes de Moriones. Su labia persuasiva, su arrogancia y despejo, le captaron la simpatía y la adhesión de la gente ansotana... Despedidos cordialmente de los generosos rústicos, siguieron adelante. Ibero, que todo lo observaba, vió parcelas recién segadas, otras por segar, con las doradas mieses ondulantes; vió plantíos de lino, de patatas, de legumbres, pocas viviendas, animales esta-

cados aquí y allí, algunos hombres, mujer ninguna... Sorprendíase de esta ausencia de las ansotanas, cuyo traje conocía por las llamadas chesas, que había visto vendiendo paquetes de hierbas en Rioja y en Madrid... Sus miradas vagaban de un lado á otro examinando la tierra y los hombres, y echando de menos el sexo femenino, cuando se ofrecieron á su vista los techos de pizarra y los negros muros de la Villa de Ansó. Como no era prudente que tantos hombres entrasen en cuadrilla, ordenó Silvestre que se dispersaran, para reunirse por la noche en puntos determinados. Entraron, pues, solos Quirós y Santiago, llevando detrás al Pollero y á un vecino de la Villa, de los más pudientes, llamado Garcijiménez, en cuya casa habían de alojarse el jefe y sus allegados.

Si en el campo sorprendió á Santiago la falta de mujeres, en la primera calle del pueblo fué grande su asombro al ver las escuetas figuras vestidas con la basquiña de paño verde, sin talle, suelta y airosa, marcando los pliegues rígidos desde el seno al borde de la falda. Al fin aparecían las chesas; mas eran tan tímidas, que al ver los forasteros corrían á esconderse de una puerta á otra. Luego, recelosas, miraban desde el zaguán obscuro; otras se asomaban á los cuadrados ventanuchos, que eran ojos y oídos por donde las recatadas viviendas percibían las imágenes y ruidos que del mundo externo llegaban á la Villa. Las calles de ésta

permanecían en la franca libertad de afirmado y alineación que se les dió, siglos antes, cuando fueron abiertas: eran torrenteras secas en verano, ó cauces pedregosos con islotes y pasaderas en invierno. Las casas de piedra ennegrecida por la humedad eran altas, adustas, remendadas de distintos revocos y chapuzas; en ellas se advertía la pobreza ceremoniosa. Atravesando de un callejón á otro hasta llegar á la Plaza, Ibero habló así á Quirós: "Dime, Silvestre, ¿estamos en el siglo x11?, Y el otro respondió: "Casas y mujeres, todo es aquí gótico, ó como quien dice, de la Edad Media."

Pararon en una corta calle ó pasadizo que daba á la plaza, y dentro de la casa de Garcijiménez, que era de las mejores de Ansó, aguardaban á Ibero mayores sorpresas. Allí vió de cerca á las ansotanas, y admiró su atavío medieval, que á todos los trajes de mujer conocidos supera en sencilla elegancia. Las dos hijas del dueño de la casa entraban y salían con herradas, transportando el agua de la fuente. Eran bonitas, delgadas, sutiles, y más las sutilizaba la basquiña verde de contados pliegues largos, que daban cierta reminiscencia ojival á los cuerpos enjutos. Vió las mangas cortadas en el hombro y codo, por donde salían buches de la camisa; vió el peinado, que consistía en torcer todo el pelo en una sola mata, envolviéndola con cinta roja: resultaba como una cuerda, que se arrollaba en la cabeza á modo de turbante. Sobre éste ponían las muchachas el pañuelo, que los días festivos era de seda de brillantes colores, y los diferentes modos de ponérselo y de anudarlo atrás ó adelante indicaban el gusto personal de cada una, y á veces el estado de su ánimo. Los pendientes de filigrana, las cadenas y medallas que colgaban del cuello y que relucían sobre la camisa y el canesú de la basquiña, completaban la arcáica figura... traída de las tablas góticas ó de las iluminadas vitelas á la realidad de nuestro siglo.

La distribución interior de la casa también fué motivo de sorpresa para Santiago. En la planta baja estaban los graneros; seguían más arriba, en un piso ó en dos, las habitaciones de dormir, y en lo más alto el comedor y la cocina. Esta, bien pavimentada de grandes lastras pizarrosas, tenía poyos alrededor del hogar, y ancha campana para expeler los humos al aire. La mujer ó señora de Garcijiménez, asistida de sus hijas y criadas, hacía la comida, que mientras allí estuvieron los huéspedes fué brutalmente opípara y abundante. Dos veces al día les atracaban de ternesco, gallinas asadas, tru-chas corpulentas del Veral, todo ello estimulado por el ajilimójili, y sin que cesaran las rondas de vino. Otra sorpresa de los forasteros: que sólo los hombres se sentaban á la mesa en la pieza que hacía de comedor, y eran servidos por las muchachas. Estas y la madre y todo el mujerío comían en la cocina. La superioridad feudal del hombre era, como el atavío mujeril, remembranza

gótica en aquellas escondidas tierras aragonesas.

Llamábase Garcijiménez á sí propio el contrabandista más honrado. La lucha con el Fisco era, en su conciencia, una industria lícita, y el Fisco un detentador de los derechos del pueblo; además, en todos los tratos no relacionados con las Aduanas y el Resguardo, su probidad no tenía la menor tacha. En Ansó le conceptuaban rico: poseía tierras y ganados, y en las Cinco Villas había colocado algún dinero en préstamos con hipoteca. Si en su cabeza dura germinó la semilla revolucionaria, no fué sólo por el ardor irreflexivo que tales ideas despertaban, sino porque honradamente creía que toda aquella música de Prim, Libertad, había de favorecer la fácil introducción de mulas y muletos, su más pingüe negocio.

En la casa de este honrado vividor quedaron afiliados unos cuarenta hombres, entre paisanos y carabineros. Viéronse allí unidos contra el despotismo político los que, según las leyes del despotismo fiscal, eran enemigos acérrimos. Dispuso Quirós que saliesen en grupos de dos ó tres, recorriendo la Hoz, río abajo, hasta la Canal de Berdun. En la Pardina y en Biniés recogerían las armas los que no las tenían, reuniéndose todos en Javierregay, donde encontrarían de seguro órdenes de Moriones. El grueso de los sublevados, que no bajaba de sete-cientos individuos, estaría probablemente entre Jaca y Berdun. O mucho se equivocaba Silvestre, ó el plan de Moriones era invadir con rápido avance las Cinco Villas de Aragón. Hablaba el sargento con todo el aplomo y gravedad de un general de división, y con atenta fe le oían aquellos ino-

centes y alucinados hombres.

Emprendieron, pues, la marcha al amanecer de un claro día por los escarpados montes de la orilla derecha del Veral. Ibero, inseparable de Quirós, llegó con éste y otros tres á la Pardina, donde comieron y se proveyeron de armas; pasaron la Hoz por una elevada cornisa de piedra que iba ondulan. do al son del río, y contemplaban desde vertiginosa altura la cristalina corriente, en la cual se distinguían las enormes truchas. dueñas de su elemento en aquella región abrupta y solitaria. Reuniéronse al día siguiente en Biniés unos cincuenta hombres á la sombra de un gigantesco y seculoso nogal que en aquella tierra existe, decano de los nogales españoles, y uno de los más nobles, venerables y opulentos árboles que los siglos han perpetuado en el mundo. De Biniés partieron para Javierregay, donde ya eran sesenta y pico, y allí les salió al encuentro un emisario de Moriones. Llamábase Miranda, y era sargento de Artillería de los que escaparon el 22 de Junio. El tal les transmitió la orden de que marcharan en dirección de la Sierra de Marcuello, donde se unirían á las fuerzas de Moriones y Pierrad.

Andando en el rumbo indicado, les contó

el sargento Miranda que Moriones había empleado los medios de guerra más enérgicos para llevar á su campo á todos los carabineros de las Comandancias que prestaban servicio en aquella parte del Pirineo. Fácilmente consiguió la incorporación de muchos números; pero con la oficialidad no fué tan afortunado: algún teniente, algún capitán perecieron en esta brega, y otros escaparon á Francia. Con este ten con ten reunió don Domingo como unos cuatrocientos carabineros.

Conviene apuntar aquí que á la salida de Javierregay el sagaz contrabandista Garcijiménez pidió permiso al jefe para ir á Tier-mas á traer veinte hombres que allí tenía dispuestos. Partió con esta encomienda el cuco ansotano, llevándose al Pollero en clase de ayudante, y á ninguno de los dos se le volvió á ver más... Traspasaron los expedicionarios el riscoso laberinto en cuyo seno está San Juan de la Peña, cuna gloriosa de la nacionalidad aragonesa; descendieron al valle del Gállego, vadearon este río, y siguiendo por terreno quebrado, amanecieron en un pueblo llamado Linás, donde estaban Pierrad y Moriones. Acomodáronse allí lo mejor que se pudo. La pobreza del lugar apenas les brindaba lo preciso para sustentarse miserablemente, y la precipitación fatal de los sucesos no les dió tiempo para el descanso. Antes de mediodía se supo que venían contra los sublevados tropas del Gobierno. Pierrad y Moriones deliberaron en

medio de la plaza, y se convino en que éste dirigiría la acción, quedándose el General con su gente, como cuerpo de reserva, detrás del pueblo, á la falda de las colinas circun-

dantes.

Un segundo espía patriota llegó á Linás á uña de caballo; trajo la noticia de que venía el General Manso de Zúñiga con Cazadores de Ciudad Rodrigo, una sección de Caballería y buen golpe de Guardias civiles. Como en estas exaltaciones del espíritu político en guerra la mente popular propende á las formas pintorescas, el emisario venido de Huesca terminó su mensaje con esta pincelada de colorido africano: "Al salir para acá, Manso de Zúñiga ha dicho que volvería con la cabeza de Moriones atada á la cola de su caballo.,"

## XIX

Algunas docenas de casas míseras, formando callejuelas y una irregular plaza, componían el lugar de Linás de Marcuello, á la falda de un cerro, del conglomerado rojo que tanto abunda en tierras de Aragón. Frente al pueblo, por la parte contraria al monte, había eras extensas; seguían terrenos cercados de frágiles tapias de adobes, entre las cuales una ó dos callejas comunicaban el lugar con el camino de Ayerbe.

Por estas callejas tenía que entrar forzosa-

mente Manso de Zúñiga.

Moriones, que en el escalafón del Ejército no era más que Capitán, tenía título y autoridad de Coronel en las falanjes de la emigración revolucionaria. Al frente de los sublevados aragoneses apareció vestido de paisano, con chaquetón parduzco, sombrerillo blando, el ala inclinada por delante al modo de visera, sin ninguna insignia ni distintivo militar, sin armas á la vista. Era un hombre duro, seco, voluntarioso, fruto de la tierra clásica del baturrismo, Egea de los Caballeros, una de las Cinco Villas de Aragón. Su valor temerario, unido al maravi-Iloso instinto estratégico, hacían de él un guerrillero indomable. En la Guerra de la Independencia no habría tenido rival; en la Civil habría sido un Zumalacarregui; en aquella nueva contienda entre españoles por un más ó un menos de Libertad, ocasión y medios le faltaron para realizar verdaderas maravillas. Bien acreditó su maestría guerrillera en la intentona de Agosto del 67, recogiendo y organizando á los carabineros con los ardides y el rigor necesarios en tales casos, y agregándoles los fornidos montañeses de Hecho y Ansó. A éstos llamaban vulgarmente cheses; su atavío, describiendo de abajo arriba, era: peales, calzón, faja morada, chaqueta jaquesa, sombrero redondo sobre el pañuelo, en los más pañuelo solo, enuy ceñido á la cabeza.

Desde el mediodía, esperando por momen-

tos la visita de las tropas regulares, Moriones dispuso á su gente en esta forma: tras de las tapias de los callejones por donde forzosamente habían de entrar en el pueblo los soldados, puso á los carabineros, con orden de agazaparse tumbados en tierra, ó al abrigo de los adobes. A los cheses colocó en las eras, tapando por izquierda y derecha. las primeras bocacalles del pueblo. Silvestre Quirós, que como ayudante de órdenes llevaba á su lado á Santiago Ibero, mandaba una de las secciones de esta fuerza. Los demás obedecían al sargento Miranda y á otros improvisados oficiales, que si carecían de galones y distintivos, iban bien pertrechados de coraje. Los sargentos supervivientes del 22 de Junio sentían particular ojeriza contra los Cazadores de Ciudad Rodrigo, y querían vengarse de aquel Cuerpo, porque comprometido á sublevarse con los artilleros, faltó por estar aquel día de guardia en Palacio.

Apenas ocupados por los carabineros y cheses los sitios en que Moriones les puso, el militar bullicio de cornetas y clarines anunció el avance de la tropa. Manso de Zúñiga debía de ser hombre de grande arrojo, porque en vez de iniciar su ataque enviando una ó dos compañías al reconocimiento de las entradas del pueblo, no hizo más que colocar la Caballería en el sitio por donde á su parecer habían de escapar los sublevados, y pòniéndose al frente de los de Ciudad Rodrigo, con ciego ímpetu se lanzó

por la primera calleja que vió delante. Procedió como un capitán de Cazadores mandado á tomar pronto una posición secundaria.

Heróica fué la cadetada, si así puede llamarse, de Manso de Zúñiga, y con el arranque que tomó, pudo en tiempo brevísimo pasar con sus soldados la calleja sin que los disparos de los carabineros hicieran en éstos gran estrago. Y tan de súbito entró el General en las eras, que los cheses, viéndole aparecer á caballo con toda su bravura y marcial arrogancia, seguido de los Cazadores, y oyendo las espantables voces guerreras del caudillo y su tropa, se sobrecogieron; faltos de práctica, pensaron que el mundo se les venía encima, y poseídos de terror buscaron refugio en las primeras ca-

lles del pueblo.

Rápido como el pensamiento, acudió Moriones al peligro. Por las callejuelas laterales del pueblo salió al encuentro de los cheses; los contuvo, los atajó con furibundos empellones, les arengó, mezclando bárbaramente la idea patriótica con sonoras desvergüenzas baturras, y al fin pudo empujarlos á las eras, recobrados del pánico que los lanzó á la fuga. Tan breve fué esta reacción, que apenas tuvo tiempo Manso de Zúñiga para reconocer las entradas del pueblo y distribuir su gente para un nuevo ataque. En tal situación, reapareció en las eras el grupo más decidido de cheses, mandado por el sargento de Artillería, Miranda; tras

aquel pelotón llegaron otros, y se empeñó un vivo tiroteo entre paisanos y Cazadores; á los disparos siguieron las embestidas cuerpo á cuerpo: un *ches* mató á un soldado; otro soldado mató al *ches*; un segundo ansotano vengó la muerte de su compañero, y así fueron cayendo en tierra muchos hombres.

En medio de esta confusión, el General regía su caballo de una parte á otra, tratando de estimular á los suyos y de impelerles á un ciego heroísmo. Desde la callejuela próxima, las imprecaciones baturras de Moriones cantaban el himno del combate. Inútiles resultaban los esfuerzos de Manso, y los Cazadores de Ciudad Rodrigo abandona. ron despavoridos el terreno. Con fuertes voces los Ilamó y arengó su Jefe, hasta que las heridas que había recibido le privaron de la palabra. Caballo y jinete se desplomaron. Acudió Miranda, acudieron otros á levantarle y hacerle prisionero. En el momento en que Miranda le agarraba el brazo, los ojos agonizantes de Manso dirigieron al artillero la última mirada que tuvo para este mundo... Entre unos ojos y otros se cruzaron los rayos lívidos del trágico duelo de España.

Con movimiento velocísimo, pues corrían el riesgo de que se rehicieran los de Ciudad Rodrigo y volviesen con mayores bríos, Miranda le quitó al General la espada, y viendo que aún respiraba, hizo ademán de rematarle. Ibero le contuvo diciendo: "Déjale;

ya está muerto., Advirtiendo algunos que el enemigo volvía, clamaron á retirada. Miranda le quitó al General el ros, y como exhalación salió de las eras tras de sus compañeros, llevando la escopeta en la mano derecha, el ros en la izquierda, y en la boca la espada del valiente y desgraciado Manso

de Zúñiga.

Volvían, sí, los Cazadores de Ciudad Rodrigo, porque un hijo del General que venía en la columna, alarmado de que su padre quedase en las eras después de retirada la tropa, corrió allá con dos compañías... No pudo hacer más que recoger el cadaver del que había sido víctima de su propia impetuosidad. La gente de Moriones se replegó á la parte opuesta del pueblo, donde había quedado la reserva mandada por Pierrad, y estupefactos advirtieron que el General y sus hombres habían desaparecido. Ello debió de ser con bastante antelación, porque no se distinguía bicho viviente en todo lo que alcanzaba la vista. Sin duda, viendo Pierrad la primera desbandada de los cheses, creyó que aquello estaba perdido, y se puso en salvo. Aquí de los desahogos baturricos de don Domingo Moriones y de sus quejas airadas. Pero en realidad era injusto con su compañero, porque él tuvo que hacer lo mismo. Aunque habían tenido la suerte de matar al Jefe de la columna, siempre resultaba desigualdad enorme entre los sublevados y las fuerzas del Gobierno. En éstas permanecían intactas la Caballería y Guardia civil. Moriones y Pierrad juntos, no podrían librarse de ser acuchillados y deshechos por las tropas regulares. Retiróse, pues, el sagaz Moriones, porque vió clara su inferioridad, y porque no sabía que la columna iba muy escasa de municiones; que en aquellos tiempos ya nuestros Gobiernos solían mandar los soldados á la guerra sin la conveniente provisión de pólvora

y balas.

La retirada fué penosa. Traspasados durante la noche los cerros de Marcuello, fueron á parar á Anzanigo. En este pueblo, donde quedaron algunos heridos confiados al alcalde, Ibero perdió de vista á Chaves, á Quirós y á Moriones, que tomaron rumbo hacia la Canal de Berdun... Siguió Ibero la recta hacia Canfranc como el camino más corto para Olorón. Era, sí, la vía más derecha, pero también la más peligrosa, porque en Jaca se exponían á ser capturados, y en la frontera de Francia los gendarmes y aduaneros les apresarían para internarles.

Ibero y Miranda, con otros cinco, trazaron su itinerario con un amplio rodeo para evitar el paso por Jaca. Horrenda tempestad de lluvia y granizo, con espantable música de truenos, les detuvo en la montaña. Refugiáronse en cuevas; padecieron frío y hambres; recalaron al fin en un lugar llamado Campanal de Izas: allí los cinco compañeros no eran más que tres, pues dos de ellos habían tomado la vuelta de Panticosa. Repuestos de su hambre en Campanal, fueron á pasar

la divisoria por Somport, y al fin, con indecibles trabajos y fatigas, pusieron el pie en Francia. Ya iban más tranquilos, aunque derrengados y en gran necesidad. Así Îlegaron al pueblo francés de Urdós, donde ya sólo quedaba un compañero, y eran tres los expedicionarios. En Accous ya iban solos Ibero y Miranda, y éste le dijo: "Yo no puedo ni quiero volver á España. Esto de la Revolución va para largo. En Francia buscaré cualquier acomodo, y mejor estaré aquí trabajando como una bestia que en España, aunque gane Prim y me hagan subteniente., Ibero le prometió buscarle trabajo en el pueblo donde él tenía su residencia. Por fin, medio muertos, sostenidos por la fuerza espiritual que da la esperanza, dieron con sus pobres huesos en Sainte Marie de Olorón al amanecer de un sereno día.

Grande satisfacción de todos y alegría loca de Teresa, pues había corrido en Olorón la noticia de un espantoso descalabro de Moriones en tierra de Huesca. Pasadas las primeras efusiones de gozo, atendió Teresa á cuidar á su hombre y reparar el desmayo y mataduras que de la horrible caminata traía. Le lavó todo el cuerpo, le administró friegas con alcohol ó suaves unturas donde era menester, y le acostó en la cama, asistiéndole con calditos substanciosos é infusiones aromáticas. El sueño atrasado pesaba de tal modo sobre Ibero, que de un tirón durmió quince horas: una vez pagada parte de la enorme deuda que con el dormir tenía,

describió y pintó el suceso histórico en que había intervenido; y como trazo final, dijo á la mujer amada que el desastroso fin de aquella salida con Moriones al campo de la Caballería revolucionaria no le había curado de su ambición de grandeza. Lo mucho que había visto y lo poquísimo que había hecho, le movían á desear otras escapaditas por

campo más extenso.

Oyéndole hablar así, Teresa reprodujo sus anteriores razonamientos acerca del estorbo que ella ponía con su triste pasado á las aspiraciones de un hombre en plena fuerza y juventud. Pero Santiago protestó enérgico. "No sé qué tienes, Teresilla—le dijo, añadiendo cariños á palabras y palabras á cariños;—no sé qué tienes tú, que cuanto más tiempo pasa, más te quiero, y ahora y siempre sostendré que no hay ninguna mujer que se te pueda igualar., Envanecida la buena moza, y deseando remachar su triunfo, tomó un papel semejante al del abogado del Diablo en los juicios de canonización, y expuso todos los argumentos desfavorables á su persona.

"Mira lo que dices, Santiago. Soy más vieja que tú, bastante más... no quiero precisar con números la diferencia de edad... Básteme decir que he pasado de los treinta y tú no has entrado en los veinticinco... Y como la mujer envejece más pronto que el hombre, y yo te llevo ya mucha delantera, dentro de algunos años, cuando tú seas todavía joven, yo estaré horrible, feísima; ten-

dré que pintarme y ponerme moños postizos, con lo que más lograré causarte repugnancia que amor. Reflexiona en esto, Santiago mío; piensa en el mañana, en los años que vuelan llevándose nuestras ilusiones, llevándose la fina tez, el brillo de los ojos, la frescura de las carnes, y con esto el genio

alegre que endulza la vida.,,

Briosamente rebatía Santiago estas argucias del abogado del Demonio, ratificándose en sus ideas optimistas y en la perfecta compatibilidad de Teresa con las ambiciones del hombre que en ella ponía todo su cariño. Conviene hacer constar que la pecadora corregida conservaba todos sus encantos. Aunque envejecía, era tan lenta la acción destructora del tiempo, como si éste la cortejase aspirando á poseer sus gracias. Y la pícara sabía ser siempre pulcra, elegante, y convertir su sencillez y modestia, su pobreza misma, en un atractivo más. El cuidado escrupuloso de su persona persistía en ella como los sentimientos hondos que duran hasta la muerte. Algo bueno le había de quedar de aquella primera mitad de su vida, desarreglada y escandalosa.

No quiso Teresa soltarle de una vez al aventurero todo lo que tenía que decirle. Para ciertas cosillas que podrían causarle impresión penosa, esperó á que el hombre descansara todo lo que su abrumado cuerpo le pedía. Esta ocasión llegó al cuarto día del regreso, y una mañana, cuando acababan de desayunarse, abordó la guapa moza con ar-

te sutil su interesante revelación, dándole

este principio gracioso:

"Muy bien, salvajito mío. Por lo que me dices, veo que he salido airosa de la prueba. Estoy contentísima, ó como diría Carlos Bidache, nuestro discípulo de español: no cabo en mí de satisfacción... Pues vamos ahora á otra cosa. Recordarás que te propuse una segunda prueba... y yo...

-No, no, Teresa. (Repentino, asustado.)

Más pruebas no...

—Déjame concluir: lo que tú no quisiste hacer, otra persona lo hizo por tí... ¿A qué abres esos ojazos?... Ea, pues yo he sido quien ha hecho la prueba... y también en

ésta he ganado."

Enmudeció Santiago, y ella, dejándole una pausa para que espaciara su asombro, empezó á relatar el caso, poniendo en él todo su donaire y agudeza, como verá el que quiera leer un poquito más.

## XX

"Ausente tú, yo no sabía qué hacer... Sola, nada se me ocurre que no sea referente á tí... "¿Pues qué haré que sea por él y para él, que sea también para mí?, Pensando en esto, se me ocurrió ir yo á la prueba. Hablé de esto largamente con María, y un día las dos á un tiempo dijimos: "Vámonos á Lourdes., Te advierto que ya María estaba en-terada del sitio á donde habíamos de diri-girnos para la prueba. Tiene en Lourdes una prima bien acomodada y santurrona, Berta Richard, viuda sin hijos, que es en aquel pueblo persona principal, dueña de una fábrica de pañuelos que fundó su marido... Pues por esta señora sabíamos que tu niña zangolotina vivía en una casa religiosa, mixtura de convento y colegio. Hay allí unas Hermanas con tocas y manto negro, que educan niñas. Llevan un nombre que no recuerdo bien, Madamas Cristianas 6 algo así... Dicen que son unas santas; pero de esto nada puedo decirte, porque entiendo poco de cosas de santidad... En fin, que allá nos fuimos. Don Baldomero Galán, el año pasado por este tiempo, vino á Francia con su hija y una de estas religiosas; dejó á Salomita en la casa que te digo, y se volvió á España. En Jaca le tienes: es Gobernador de un fuerte que llaman Rapitán... Pues acompañadas por la señora Richard, fuimos á visitar á la niña, figurando que éramos de una familia madrileña, muy amiga de los Galanes, etcétera... Por cierto que la casa-convento es un modelo de orden y limpieza; las Hermanas que vimos disimulan su gazmoñería con su amabilidad, y una de allag velenciana de la parte de Candía ha ellas, valenciana de la parte de Gandía, habla español con acento levantino... Es mujer guapísima, sólo que un poco bizca, y al hablar tuerce la boca; los ojos tiene algo pitañosos.

-Por María Santísima, hija, no diva-

gues... Vivo, vivo, al asunto.

—Al asunto, tienes razón; al grano... Y el grano es que tu Dulcineíta no te quiere, ni se acuerda de tí para nada... Tiene otro novio...

—¿Es de veras? (Pálido, echando chispas de sus ojos.) ¿La viste tú... qué te dijo, qué

hablásteis?

—Las Hermanas nos dijeron que le ha salido otro novio, que está locamente prendada del nuevo galán...

-¿Y el novio es militar, es persona de

categoría?

—¿Militar dices? Creo que no... Es pacífico, muy pacífico y de categoría tan alta, que tú á su lado eres más chico que una hormiga. De ese galán nos habló Madama Berta con entusiasmo, y al celebrarle y enaltecerle ponía los ojos en blanco, y aun creo que se le caía la baba.

—Teresa, por los clavos de Cristo, déjate

de babas, y dime...

—¿Pero, tontín, no has comprendido ya quién es el novio de tu adorada? Si acabas de nombrarle... Eres tan torpe, que hay que meterte en la cabeza las ideas con cuchara. Tu rival es el propio Jesucristo. Tu Dulcinea zangolotina se ha convertido en una cuitada y sosa monjita. No ha profesado aún: por eso te dije que Jesucristo es su novio; no tardará en ser esposo.,

La sorpresa de Santiago estalló en monosílabos, en golpes sobre la mesa, en pases de la mano por la cabeza echando atrás el cabello, que así se encrespaba más. Teresa prosiguió: "Pero, tontín, si eso es de clavo pasado y ocurre todos los días. Don Baldomero les entregó á su hija para que se la educaran á la francesa con mucha finura y mucho aquél, y ellas, viéndola tan mona, dijeron que debía ser para Dios, no para los hombres... Los hombres, ¡qué asco! Es la historia eterna... Yo me imagino qué cosas le dirían á la niña para convencerla... Sin duda supieron que tenía un novio salvaje y medio loco, que habla con los espíritus; le dirían que eres un perdido, un amigo de Prim, y que ya no hablas con los espíritus, sino con una mujer mala... conmigo... Fi-gúrate cómo habrán puesto aquella cabecita. La menguada chiquilla cayó en el cepo y ya no se escapa. Si la encontraras en alguna parte, verías que la han vuelto idiota... Por supuesto, yo no me equivoqué, Santiago: siempre creí que Salomita tenía muy poca sal en la mollera; á un entendimiento bien sazonado no le entran esas bromas del monjío... Y el pueblo en que la pusieron, ese Toboso de tu Dulcineíta, es lo más abonado para tales cosas, porque allí, para que te enteres, hubo hace años, no muchos, un grandísimo milagro. En una gruta, se apareció la Virgen á una muchachita Ilamada Bernadette Soubirous, de catorce años, y le dijo que elevaran en aquel lugar un Santuario para darle culto. Allí están la gruta y la imagen, muchas velas encendidas y sin fin de ex·votos de los que han ido á curarse del reúma, ciática y paralisis... Ya, hijo mío, el que cojea es porque quiere... Van peregrinos de toda Francia, con tanta fe y devoción que se queda una pasmada y edificada.

—Por Dios, no divagues más∴. ¿Qué me importa la gruta, ni qué los cojos y lisiados

de todo el mundo?

—Pues no vayas á creer que don Baldomero consintió que su hija entrara en religión. El pobre señor no se enteró hasta que la cosa no tenía remedio. Fué á Lourdes hecho un demonio, y lo menos que quería era sacarle los redaños á la Madre Rectora y á todas las benditas Hermanas. Pero sólo consiguió que se le encendiera la sangre y que la cabeza se le llenara de bultos deformes y la cara de feísimos granos. Al fin tuvo que salir de Lourdes entre gendarmes, y á la niña la llevaron á un pueblo cerca de Marsella, donde para todos, menos para Dios, está invisible.,

El monjío y la invisibilidad de Salomita en un convento próximo á Marsella, evocaron en la mente de Santiago recuerdos penosos del capitán Lagier y de los sufrimientos del honrado marino. Por estas memorias, y por lo que personalmente le dolía el suceso, se levantó en el alma de lbero un gran tumulto; los sentimientos se movieron con furioso oleaje, las ideas saltaron y anduvieron á la greña... Pero como en razón inversa de la intensidad del tumulto estuvo la du-

ración, no tardó en calmarse el sofoco. En verdad, el inopinado desenlace no encontró base psicológica para producir arrebatos de ira ó negra pasión de ánimo. Como se ha dicho, la imagen y el recuerdo de Salomita se borraba cada día más; había corrido un año largo sin que Ibero la viese y aun sin que de ella tuviera noticia, y por fin, el amor de Teresa, sostenido por la convivencia, precipitaba la desilusión rápida. Aquella misma tarde, interrogado acerca de la impresión recibida, dijo Santiago á María y Teresa que se sentía mentalmente aliviado de un peso, como si le hubieran operado en la cabeza para extraerle un cuerpo endurecido. Algo le quedaba del dolor de la operación; pero ya iba pasando; pronto vendría la insensibilidad.

Aún tenía que hablarle Teresa de otro asunto, y como era urgente, no quiso aplazarlo. Había tenido noticias directas de su madre por una carta quejumbrosa, llena de amenazas. Mostróla á Santiago, y ambos comentaron con viveza los manejos de la sutil tramposa. "Es mi madre-dijo Teresa, -y no puedo hablar de ella como hablaría de una persona extraña. Pero sí afirmo que las maldades de la primera mitad de mi vida no son mías sino en corta proporción. Obra de ella fué mi rebajamiento. Ella me vendía, me arrendaba, me contrataba según su interés, y mirando sólo á lo que daban por mí... Bien conoce Dios mis buenas intenciones; si algún día llego á tener más dinero

del que necesitamos para mantenernos, algo mandaré á mi madre para que viva... Pero... ¡volver yo á su lado, jamás! Prefiero morirme... Y ahora, Santiago, vas á saber la segunda parte, que es la peor. Dos días antes de llegar tú, se presentó aquí un tío polizonte preguntando por... Traía el nombre escrito en un papel: Carlos de Castro... Ya ves: las señas son mortales. El tipo aquél habló del Subprefecto, del Cónsul... Yo me quedé helada. Bidache el viejo le trasteó de lo lindo, diciéndole que el Castroese había quedado en Cambo, y que allá fueran á buscarle...; Ay, hijo mío! temo la internación, por lo menos. Para nosotros no puede haber aquí tranquilidad.

—Francia es muy grande—dijo Ibero sin inmutarse.—Francia es trabajadora, hospitalaria. Busquemos en ella libertad y hon-

rados medios de vivir.

—Pues hemos de decidirlo pronto. Somos unos pobres salvajes que necesitan cambiar de choza. Dí tú á dónde debemos ir.

-Decídelo tú... ¿A dónde vamos?,,

Ambos quedaron mudos un rato, mirándose con ojos fijos y penetrantes. "¿A dónde vamos?, preguntaban los ojos. De improviso y á un tiempo, con voz que pareció un estallido, los dos amantes soltaron de su bo ca la respuesta: "¡A París!,"

Perfectamente acordes estaban en la resolución, y los móviles de cada uno eran substancialmente los mismos: necesidad de mayor espacio y de atmósfera vital menos ahomos

gada. Ibero vió en París el grande horizonte, la amplitud en las ideas, el roce con las primeras figuras de la emigración hispana. Teresa veía por el lado femenino el ensanche de pensamiento y acción, y sus planes no eran desacertados. En los días de la ausencia de Ibero estuvo en Sainte Marie una señora, parienta de la esposa del viejo Bidache. Llamábase Ursula Plessis, y tenía en París negocio de encajes finos. Solía veranear en el Pirineo, repartiendo sus días de descanso entre Biarritz, Pau y Luchon, sin perder ripio para hacer su artículo en los sitios á donde concurrían señoras ricas. De paso visitaba á sus parientes. En Olorón hizo conocimiento con Teresa, y quedó maravillada de la gracia nativa de ésta, de su exquisito gusto, de su genial disposición para comprender y asimilarse las sutiles artes de la elegancia.

A este propósito, la sermoneaba de continuo: "Hija mía, su terreno de usted, su porvenir, están en París. Véngase conmigo allá, ó vaya cuando pueda, y yo le aseguro que pronto se abrirá camino en cualquier negocio de los que tienen por fundamento el buen gusto. Yo desde luego le ofrezco que para empezar tendrá en mi establecimiento un acomodo modesto..., Esto y otras cosas sugestivas le dijo, con lo que el alma de Teresita quedó encendida en la noble ambición de adquirir con su trabajo un vi-

vir decoroso.

Véase por qué Teresa, en admirable con-

sonancia con su amado, soltó el grito de vida, de lucha contra la miseria y la muerte. ¡A París! Como tenían poco que arreglar en punto á equipajes y efectos de viaje, tardaron en poner en ejecución su pensamiento el tiempo preciso para asegurarse el secreto de la salida, por si al Subprefecto 6 al Cónsul se les ocurría darles un disgusto. La despedida fué tiernísima: en ninguna parte del mundo encontrarían amigos como aquellos honrados y generosos Bidaches. Tuvo Santiago la satisfacción de dejar colocado en el arrastre de mármoles al pobre sargento Miranda, que muy contento decía: "Valemás ser aquí un buey de trabajo, que dejarse internar como un perro, ó volver á España á que le fusilen á uno como un hombre. con sacramentos y todo.,

Partieron los amantes algo medrosos, y hasta pasar de Pau no respiraron con tranquilidad. En Dax, avanzada la noche, al cambiar de tren, se encontraron á Silvestre Quirós, muy mal trajeado, con cara de insomnio y ayuno. Abrazáronse los dos amigos, cambiando en rápida frase el quejumbroso saludo de la emigración con sus melancólicas añoranzas. Dijo Silvestre que nopodía vivir más en Bayona. Con los cuartos que le quedaban podía llegar á Angulema, donde le ofrecían colocarle en una fábrica de papel. Ya encajonados los tres en el coche de tercera, refirió Quirós que en los mismos días de lo de Linás, embarcó Prim en Marsella para Valencia, donde tuvo el

tercer fracaso, porque las tropas que se habían comprometido no salieron. "La razón que daban fué que Prim había firmado un manifiesto en que se pide la abolición de quintas; y sin quintas, ¿cómo ha de haber ejército? Salió el General del puerto del Grac echando bombas, y según dicen, ha desembarcado en Cette. ¿Entrará por Bourg Madame? ¿Tendremos otro descalabro?... Yo no creo nada ya; he perdido la fe... Ya es hora de que gritemos: "Nos están engañando; juegan con nosotros como si nuestras vidas fuesen fichas de damas ó dominó., La revolución, que es guerra de guerras, no se hace sin dinero. Si no lo tienen, ¿para qué nos meten en estos líos? No hay libertad sin pan. Ahora mismo, al volver de Marcuello, no teníamos qué comer. Moriones nos dió lo que llevaba sobre sí: no podía más... Pereciendo llegamos á Bayona. Pero no ha venido Moriones más lucido que nosotros. Anoche le ví en el café Farnier con Muñiz. Su cara y ropa eran las de un cesante. Y yo pregunto: ¿á quién da la Junta el dinero que recoge? Vete á saber... En Bayona tienes á los que entraron con Contreras, y han vuelto por el puerto de Benasque descalzos y pidiendo limosna. Algunos, cogidos por los destacamentos franceses, han sido internados á pie, de cárcel en cárcel. Ya Bourges no les parece bastante lejos, y están mandando emigrados á Besançon, pared por medio con Suiza... Con que ayúdame á sentir, Santiaguito. La pobre España está per-

dida, y quiere que la salvemos sin armas, sin dirección y con los estómagos vacíos. ¡Anda y que la salve su madre!,

Con esta cantinela pesimista, contristaba el pobre Quirós á sus dos compañeros de tren, que alentados iban por risueñas esperanzas. Felizmente, el lastimado amigo les dejó en Angulema, y ellos recobraron su buen humor en el resto del viaje, que fué felicísimo, aunque un poco largo, porque los trenes ómnibus no eran un prodigio de velocidad... Al anochecer del día siguiente vieron que á un lado y otro del tren en mar. cha se îniciaba la aglomeración de alegres pueblecillos, de granjas admirables, de quintas escondidas entre bosques espesos; vieron la muchedumbre de fábricas y talleres con sus chimeneas humeantes, las estaciones de una y otra línea transversal, los edículos y almacenes, los gasómetros, el sin fin de construcciones que anuncian la vida indus. triosa y opulenta de una gran metrópoli. "Ya llegamos—dijo Teresa. – Esto es París.,, Era ya noche cerrada. Ibero miraba con avidez por encima de las filas de vagones parados, máquinas y objetos mil de intensa negrura, y veía un extenso y vivo resplandor que invadía gran parte del cielo... "Es París—exclamó.—Parece que arde., Y risueña, radiante de alegría, respondióle su compañera: "No es incendio, es claridad."

## XXI

Iban recomendados por los Bidaches á una casa modesta (Rue Paradis), y gracias á esta precaución, pudieron obtener un cuartito decente. Hallábase París en los días febriles de la Exposición Universal, en que Francia hizo potente alarde de su industria, de su riqueza y mentalidad luminosa; eran los días de la gran apretura de hospedajes; media Europa invadía París; la otra media hacía cola.

Apenas tomaron tierra los enamorados aventureros, pusiéronse en comunicación con Ursula Plessis, que vivía en la Rue Mont Thabor. Reiteró la comercianta de encajes la simpatía que en Olorón había mostrado á Teresa, y consecuente en su amabilidad, la llevó á su establecimiento para que se fuera enterando. Se convino en que mientras duraran las dificultades de hospedaje, continuarían viviendo en la Rue Paradis. Después se les agenciaría mejor acomodo. Iría Santiago á buscarla poco antes de las doce para almorzar juntos en cualquier restaurant barato de las calles próximas á Palais Royal; al anochecer harían lo mismo, retirándose á su casa después de comer. Las horas que Teresa pasaba entre encajes y blondas las consagraría Santiago al divagar por París, aprendiendo en la práctica el laberinto de calles, bule-

vares y avenidas.

El primer día le acompañó en este sabroso estudio un chico, hijo de un comisionista español, vecino de piso en la casa de Paradis: pero luego se procuró un plano, y con este amigo mudo se libró del otro, que era harto entrometido y molesto. Solito recorría París de punta á punta, viendo y admirando tanta grandeza y maravilla. Habíanle dicho que si quería ver españoles se fuera al Pasaje Jouffroy, y asistido de su plano fiel, allá se encajó una mañana... No hizo más que llegar, y le salieron dos compatricios, uno de ellos con su capa, terciada garbosamente. No se puede afirmar que en Agosto llevase tal prenda con objeto de abrigarse; llevábala sin duda para tapar la desastrada vestimenta de un triste insurrecto proscrito. Conocieron les tales á Ibero por la pinta (que los españoles pregonan la casta por el aire jacarandoso), y le abordaron resueltamente, entrando al instante en palique. "¿Qué tal?... ¿Usted por aquí?... Este París es un infierno... Todo aquí es farsa., De estos tópicos vulgares se pasó á charlar de política, de la Revolución fracasada por falta de cabezas... No había cabezas; no había más que pies para correr en cuanto sonaba un tiro... Ellos (el de la capa y el otro que se cubría con un gabán claro) eran víctimas de su amor á la Libertad. Les habían engañado; les habían sacado de sus casas, donde

tenían un modesto pasar, para meterles en jaleos de guerra, que se malograban por causa de los de tropa... "Mire usted, caballero—dijo el de la capa.—Yo puedo alzar el gallo; yo puedo acusarle las cuarenta al mismo don Juan Prim, porque vengo del Alto Aragón... yo me batí al lado de Moriones; yo ayudé á matar á Manso de Zúñiga...

—Alto ahí, señor mío—dijo Santiago con prontitud y sequedad.—Yo estuve en eso que cuenta, y no le ví á usted por ninguna parte. No éramos tantos que se pudieran confundir las caras y personas. Ni usted pareció por allá, ni sabe dónde está Linás de

Marcuello.

—Le diré á usted...

—No me diga usted nada, porque es tarde y estoy de prisa. Abur., Y les dejó plantados, siguiendo su camino por el bulevar adelante hacia el de Italianos. Estaba de Dios que aquella mañana le saldrían españoles en cada esquina, porque apenas llegó á la de la Rue Drouot, se tropezó con don Jesús Clavería. ¡Oh sorpresa!... "Iberillo, ¿tú aquí?, No le había visto desde que en Urda recibió de él las cartas para Muñiz y Chaves. Cambiados los saludos afectuosos, Clavería le dijo: "Ya sé, ya sé que has tomado un papel poco lucido: el de redentor de Teresa Villaescusa, de esa...,

Cortóle Ibero la palabra con rápido ademán y un mirar luminoso. La protesta enérgica y concisa remató el efecto. "Mi Co-

ronel, ya sabe que le quiero y le respeto. Pero con todo el respeto del mundo, le digo que ni usted ni nadie hablará mal, delante de mí, de una mujer que por mujer merece consideración, y por estar conmigo tiene quien contra todo el mundo la de-

fienda.,

El tono y la dignidad del lenguaje impusieron comedimiento á Clavería, que por otra parte, no estaba de humor de romper lanzas por una redención de más ó de menos. Conocía bien las cualidades de Ibero, su tozuda entereza, y la prontitud con que solía poner los hechos como remate y complemento de las palabras. Echóse atrás con más benevolencia que cobardía, y palmoteándole en el hombro, le dijo: "Bien, hijo; no te enfades. A mí nada me importa. Redime todo lo que quieras., Fácilmente llegaron á conversación menos espinosa. "Vengo á París á ver mundo—dijo Ibero,—y á servir á la causa si en algo puedo servirla." Contóle después la frustrada aventura en Linás de Marcuello, que Clavería oyó con vivísimo interés, diciendo al fin: "Es preciso que hablemos. Hoy no puedo detenerme contigo, porque me está esperando Monteverde, que me ha convidado á almorzar... Acompañame un rato, y charlaremos.,

Bulevares arriba, Clavería informó á Santiago del gran número de españoles de todas castas que en aquellos días había en París, atraídos por la interesante y espléndida Exposición. "¿Sabes á quién tienes aquí?

A Manolo Tarfe: vive en la Rue Helder... ¿No es también amigo tuyo y protector el Marqués de Beramendi? Pues en París está con toda la familia, en un hotel elegante y recogido, Rue Ville l'Eveque, detrás del Elíseo., Algo le dijo también tocante á planes revolucionarios; pero con tanta brevedad, que fué más bien programa para otra entrevista.

Aprovechaba Ibero su tiempo tan metódicamente, que en pocos días dió rápidos vistazos á las salas del Louvre, á Cluny, á los Inválidos, al Bosque de Bolonia; subió al Arco de la Estrella, á la Columna de-Vendome, al Pozo artesiano de Grenelle, alternando este recreo instructivo con las visitas á la Exposición. Si los monumentos y jardines le causaban alegría y asombro, no gozaba menos en el gigantesco palacio del Campo de Marte, ó de Marzo, construído en forma elíptica con la más lógica y práctica distribución que pudiera imaginarse. Laslíneas ovales guiaban al curioso en dirección de las materias expuestas; las líneasradiales en dirección de las naciones que exponían.

En el Parque de incomparable amenidad que rodeaba el palacio, vió Ibero al famoso Maltranita, muy elegante, llevando del brazo á una señora joven, que debía de ser su mujer. Sin duda el mozo positivista y cuco había encontrado el partido de boda que perseguía como cazador codicioso en el coto social. Aunque Maltranita vió á Santiago y sin duda le había conocido, no creyó decoroso saludarle, por la inferioridad jerárquica que anunciaba el traje del amigo. Este tampoco se dió por entendido, y le hizo todos los honores de su desprecio. Con la guía en mano, el soplado señorito y su esposa, que era raquítica y de muy poca gracia, se detenían ante cada una de las instalaciones del Parque, poniendo todo su asombro, lo mismo en el gigantesco cañón de Krupp ó el martinete del Creusot, que en la cabaña suiza, llena de chucherías de tallada madera. De este modo almacenaban en su cerebro impresiones bien catalogadas, para llevarlas á Madrid y despatarrar á la gente con el recuento maravilloso de lo que habían visto.

En tanto, Teresa, contentísima de su iniciación, daba á Ibero cada noche cuenta de sus adelantos. Ya se iba soltando en el francés: la continua charla con sus compañeras le enseñaba los secretos del idioma y las inflexiones del acento. Ya conocía todas las clases de encajes, y distinguía perfectamente lo legítimo de lo falsificado por esmerada que fuese la imitación. Ya sabía empalmar los pedazos del Bruselas sin que se conocieran las uniones; el Valenciennes, el Chantilly, Punto de Alençon, Brujas, los Guipures inglés y venecianos, éranle familiares, como amigos de toda la vida. En fin, adelantaba prodigiosamente, y Ursula no cesaba de elogiarla por su entendimiento, por la sutileza de su vista y la delicadeza de sus dedos en aquel difícil trabajo. Con idea de alentarla le había señalado dos francos... A mediados de Septiembre hallaron, por mediación de la misma Madame Plessis, un cuarto baratito, Rue Saint-Roch, no lejos del establecimiento, y abandonada la primitiva casa, instaláronse en su nuevo nido.

Una mañana, en la segunda quincena de Septiembre, encaramado Ibero en la imperial de un ómnibus (Madeleine Bastille), se cruzó con otro coche, en cuya imperial iba Vicente Halconero con su padrastro. El cojito vió á Ibero, y alargando los brazos, llamóle con un grito de alegría que le salía del corazón. Al grito volaron las miradas de Santiago tras el otro ómnibus, que andaba rápidamente; vió á Vicentito, mandó parar, se bajó; mas cuando puso el pie en el asfalto del bulevar, su amigo, el gran sabedor de historia escrita, estaba ya tan lejos que no había medio de alcanzarle...; Qué contrariedad, qué pena! Perdido el amigo en el caudaloso río de gente y caballos, desapareció como navegante arrastrado de veloz corriente...

Los días se deslizaban fáciles y entretenidos en la inmensa metrópoli. Agradaban á Ibero singularmente las excursiones al campo con que los parisienses trabajadores suelen reparar cuerpo y espíritu del ajetreo de toda la semana. Salía con Teresa muy ufano por aquellos lindos suburbios. Comían al aire libre, paseaban por florestas

tupidas ó asoleadas praderas, se mecían en columpios, remaban sobre el Sena en barquillas gallardas. Iban á estas gratas expansiones con las compañeras del taller de encajes, y se les agregaban mozalbetes del comercio, obreros diamantistas, y algún estudiante hirsuto y pálido del Barrio Latino. En una de aquellas giras, dos, tres mucha-chos se permitieron acosar á Teresa con galanteos impertinentes, y apenas vió esto el fogoso Ibero, salió como un león á poner su fiereza entre tales groserías y la señora de sus pensamientos. Del primer ímpetu les soltó una fuerte andanada en español neto, por no dominar el francés. Quedaron ellos cortados y sin saber qué decir; pero el estudiante melenudo, desconociendo el peligro que corría, revolvióse contra Santiago echándole á la cara una de las palabras francesas más feas que se pueden decir á un hombre. Ibero, que se oyó llamar macró, y que sabía lo que significaba, arremetió furibundo contra los tres, y del primer zarpazo cayó uno en tierra y los otros salieron pitando bosque arriba. Levantóse el caído, chillaron las mujeres, acudieron otros merendantes, oyéronse voces conciliadoras y proposiciones de paz. Los jóvenes dispersos no querían volver, temerosos de que Ibero sacara la navaja, arma que inspira más terror fuera que dentro de España... Todo se arregló al fin, dió excusas el de las greñas; y la partida continuó tranquila hasta la hora de retida continuó tranquila hasta la hora de retida continuó tranquila hasta la hora de retida continuó tranquila hasta la hora de retidado en continuo de continuo d tirada, los jóvenes refrenados en su lenguaje, Teresa orgullosa, y Santiago dispuesto á proceder con igual prontitud siempre que fuera menester.

No consentía el riojano alavés la menor sombra en su decoro; el mote infamante le lastimaba más que cien bofetadas. Deseando evitar para lo sucesivo suposiciones injuriosas, al día siguiente, de acuerdo con Teresa, visitó por segunda vez á Clavería para pedirle con vivas instancias que le proporcionase una ocupación bien ó mal retribuída. Tempranito fué á casa de su amigo temiendo que se le escapara. Encontróle vistiéndose, y á las primeras indicaciones del asunto, respondió Jesús: "Ya se hará, hijo; ya tendrás ocupación. No te apures; ten paciencia y fe, como todos los penitentes españoles que estamos aquí privados del placer honestísimo de ver bajar la bola en la Puerta del Sol. Por de pronto, te convide á almorzar: esto ya es algo.,,

Salieron juntos, y cuando requerían el ónmibus que había de llevarles al Campo de Marte, Jesús continuó así su charla: "No soy yo quien te convida, sino un español que me convida á mí y á otros; y yo te agrego, porque para este buen señor no hay mayor gozo que encontrar compatriotas á quienes obsequiar. Es un caballero aragonés llamado don Manuel Santa María, dueño de una fuerte y acreditada casa de comisiones. Poseedor de mucha guita, emplea parte de ella en dar gusto á su patriotismo y á sus ideas radicales. Es el paño de lágrimas de

los emigrados pobres, y á veces intermediario de la correspondencia secreta entre Prim y todos nosotros., Por último, indicando que el señor Santa María les daría de almorzar en el comedero español de la Exposición, servido por el Café Universal de la Puerta del Sol, dijo: "Tú ya tendrás ganas de comer cocido. Puede que también nos den paella, ó bacalao á la vizcaína., En el Parque les esperaba Santa María, que era un señor de mediana edad, moreno, afeitado totalmente el rostro, de ojos vivos, tipo de indiano. Con él estaba un sujeto flácido, tuerto, el rostro picado de viruelas y reñido con el agua, la cabellera reñida con los peines, trajeado de la manera más fachosa y mísera. Ibero le conoció al instante: era Carlos Rubio.

Antes de que terminaran los saludos, Santa María, desconsolado, hizo esta pregunta: "¿Y Sagasta?, Clavería y Rubio afirmaron que la noche antes le habían hecho la invitación en nombre de don Manuel; pero desconfiaban de su asistencia. Era mal madrugador, y para venir desde la Isla de Saint-Denis, tenía que tomarse dos ó tres horas de delantera. "Pero á cambio de ese riojano que nos falta—dijo Clavería,—le traigo á usted este otro, de ilustre familia. Como yo, como tantos otros, es víctima de su amor á la Libertad., El agrado, la benevolencia paternal con que le acogió el aragonés dieron regocijo y alientos al pobre muchacho...; Si obtendría de aquel excelen-

te señor la ocupación que deseaba...! Entraron en el restaurant, donde Rubio y Clavería saborearon la ilusión de hallarse en el Café Universal de Madrid, pues allí estaba el dueño, don Juan Quevedo, un astur amable y narigudo; allí Pepe el malagueño, brujuleando de mesa en mesa, siempre za-

ragatero y servicial.

Comieron lo más hispanamente que era posible en aquellas latitudes, sin perdonar los castizos garbanzos; charlaron y ojalatearon de lo lindo, arreglando las cosas á su gusto. El más callado era Ibero, que no osaba manifestar sus opiniones ante los tres para él respetables patricios... Ya tomaban café, cuando entró Manolo Tarfe, presuroso y fatigado, como el que viene de muy lejos con el peso de una noticia de sensación. Alegróse al ver á Clavería, y llegándose á él le dijo: "Al fin le encuentro, querido Jesús... He estado en su casa, donde me dijeron que..., Se interrumpió para saludar á Car. los Rubio; saludó también gravemente al caballero aragonés, como á persona desconocida, y para Ibero tuvo una frase familiar y cariñosa. "¿Ocurre algo?, preguntó el Coronel, vislumbrando en el rostro del amigo un secreto que quería echarse fuera. "Síreplicó Tarfe:—ya hablaremos...,

Dijo entonces Santa María que si tenían algo reservado que tratar, aguardaran no más que dos ó tres minutos, porque él tenía que marcharse. "Ya sabe usted, mi querido Clavería, que á las dos hago falta en mi es-

critorio... Si hay noticias buenas de España, ya me las comunicará usted., Aceptó Tarfe el café que le ofrecieron, y cuando á tomarlo empezaba, retiróse el aragonés con afectuosa despedida de todos. "Bien pudo usted—indicó Clavería,—decirnos todo lo que quisiera delante de nuestro amigo, que es de una discreción á toda prueba. Pero en fin, ya estamos solos. Desembuche. ¿Qué hay?,

Después de mirar en torno, Tarfe bajó la voz para soltar en el oído de los tres emigrados ésta que bien podía llamarse bomba: "Ya está iniciada la inteligencia de los unionistas con el general Prim... La magna

coalición será un hecho muy pronto.,

Las primeras exclamaciones fueron de duda más que de alegría... Siguió un fulminante tiroteo de frases entre los tres, pues Ibero no hacía más que oir y callar.

"¿Quién ha iniciado la inteligencia? —El general Dulce. Ha venido de Biarritz

á conferenciar con Olózaga.

−¿No era más natural que conferenciara

con Prim? —Para eso ha ido á Ginebra Cipriano del

—¿Y de O'Donnell, qué?

—O'Donnell... jah!... él no hace... pero deja... deshacer.,

## HXX

Pasados algunos minutos en interrogaciones rápidas, comentarios ardientes y resoplidos de entusiasmo, restablecióse la serenidad, y refirió Tarfe pormenores del gran suceso. "El proyecto de coalición se había elaborado en Bayona por Dulce y Mazo, con asistencia de Muñiz. Este telegrafió á Prim lo tratado en la conferencia. El mismo día contestó Prim desde Ginebra: Acepto. Que venga Mazo. En Bayona se comunicó el proyecto á los emigrados Montemar, Damato, Moriones y Moreno Benítez, que lo encontraron de perlas... Si quieren ustedes saber más, averigüen lo que estarán hablando ahora don Salustiano y Dulce. Como yo vengo calentando este horno desde el otoño pasado, el amigo Dulce, al llegar á París esta mañana, vino á parar á mi hotel; me puso en autos. Después de hablar con Olózaga volverá á Biarritz, y yo me voy con él... Queremos estar junto á don Leopoldo., Como terminara indicando que convenía enterar del suceso á los emigrados de más viso, Clavería, frotándose las manos de gusto, dijo: "Yo me encargo de eso, mi querido Manolo. Rubio irá esta tarde á la Isla de Saint-Denis, y por la noche veré yo á don Joaquín Aguirre.,

No pudiendo detenerse más el simpático vicalvarista, despidióse de los tres con apretones de manos y frases de lisonjera esperanza: "Ahora sí que vamos bien... Ya marchamos cuesta abajo...; Al éxito, amigos; al triunfo!, En cuanto salió Tarfe, pidió Clavería papel y pluma, y escribió esta carta:

"Mi querido Santa María: ¡Hosanna, Aleluya, y viva la Libertad! Me apresuro á comunicar á usted que la Unión liberal y el Progreso se han dado ya la mano, y pronto se abrazarán para realizar como un solo partido la salvación de España. Ya le contaré á usted detalles y le diré nombres... ¿Recuerda usted, mi noble amigo, que ayer mismo hablamos de esto, y usted dijo: "¿Pero en qué piensan esos hombres que no posponen sus agravios mujeriles al bien de la patria?, Pues la coalición se ha planteado; todos la quieren; se hará.

"Y ahora, mi bonísimo don Manuel, no me riña si le digo que este notición, que á usted, como á todos, le hará feliz, no puede ser gratuito. El portador de la presente, Santiago Ibero, natural de la Rioja Álavesa, es hombre de relevantes prendas, leal como ninguno, inteligente como pocos, y además liberal y patriota, que ha derramado su sangre por nuestras ideas. Emigrado está como yo, como otros ciento y mil; pero carece de recursos, y yo me atrevo á recomendarle á la benevolencia de usted para que le proporcione una colocación en cualquier in-

dustria ó dependencia comercial. Confío en que la grande alma del patriota no desatenderá este ruego... Salud, Libertad... y francos. Su siempre reconocido amigo q. b. s. m.

- Clavería.,

Clío Familiar reproduce esta generosa carta para documentar históricamente la colocación que tuvo Ibero en la casa mercantil del señor Santa María, con la retribución diaria de cinco francos. La noche que Santiago llevó á su mujer la estupenda nueva de su destino, el regocijo de ambos estalló en apasionadas carantoñas de amor; permitiéronse un extraordinario en la comida: después se fueron á ver una funcioncita en el Guignol mecánico de los Campos Elíseos. Teresa ganaba ya tres francos, con esperan. za de llegar pronto á cuatro. Eran felices: París, el monstruo benéfico, les cogía de la mano y les llevaba por senda angosta y áspera... pero bien derecha, y conducente á los grandes fines de la vida.

El destino de Santiago era de almacén, para llevar la entrada y salida de géneros, anotando los bultos y su peso en un libro, y al propio tiempo en hojas que servían para comprobar las operaciones de transporte. Exigía este cargo gran escrúpulo en los asientos, y vigilancia extrema de los cargadores y camioneros. Ponía Santiago en su obligación los cinco sentidos, y su principal estaba contento de él. Solía el señor Santa María emplearle también en comisiones no comerciales, tocantes á su concomitancia con los

emigrados. Una noche de la primera semana de Noviembre le llamó á su despacho, y mostrándole varios pliegos que introdujo en un sobre grande, le dijo: "Mañana muy temprano vas á llevar esto á la Isla de Saint-Denis. ¿No sabes dónde es? Saca tu plano, y te indicaré... ¿Ves la estación del Norte? Pues aquí tomas tu billete y te metes en el primer tren que salga... En diez ó quince minutos estarás allá. Buscas la calle du Bocage, y... ¿Conoces tú á Sagasta?

-Sí, señor: en Madrid le ví más de una

vez. Su cara no se me despinta.

—Bueno; pues este paquete de cartas has de entregarlo á Sagasta en propia mano. Podrías darlo á su compañero de vivienda, Juan Manuel Martínez; pero como no le conoces personalmente, no te expongas á dar el pliego á un individuo que tomara su nombre para engañarte. Sólo á Sagasta darás lo que llevas..., Si éste ó Martínez tuvieran algo que decirme, ello será seguramente por escrito... en este caso, te esperas, dándoles todo el tiempo que necesiten para escribir... Otra cosa: ya olvidaba decirte que les llevarás de palabra una noticia... Si esta noche la sabemos pocos, mañana será pública en París... En cuanto veas á Sagasta, le dices: "Ha muerto O'Donnell..., Ši quieres dar pormenores, añades que ha muerto en Biarritz, hoy... según parece, de indigestión de ostras...

Temprano salió Ibero á su comisión, sin madrugar mucho, pues ya sabía por don Jesús que nuestros emigrados dejaban tarde las ociosas lanas. Siguiendo las instrucciones de su principal, tomó billete en la estación de la plaza Roubaix, y se puso en camino. La niebla que en aquella desapacible mañana de Noviembre invadía París, era en la zona Norte densísima. Al llegar al lindo pueblecito llamado Isla de Saint-Denis, no pudo orientarse fácilmente: las casas se desvanecían en la blancura lechosa; las personas, encogidas de frío, transitaban á prisa, con pocas ganas de dar informes al forastero que en mañana tan cruda venía preguntando por la Rue Bocage. Al fin, no sin trabajo, dió con la calle y el número. Entró en la casa; una viejecita le encaminó arriba; llamó... tardaron en abrir... abrió al cabo un joven alto, moreno, de ojos vivos, boca grande y risueña. Díjole Ibero que traía un recado de don Manuel Santa María para el señor Sagasta.

"Práxedes ha salido. Puede usted dejarme á mí el encargo. Soy Juan Manuel Mar-

tínez.

—Dispénseme, señor: me han dicho que entregue mi encargo en la propia mano del señor Sagasta.

—No tardará mucho. Pase usted. Perdóneme: estaba encendiendo la lumbre cuando usted llamó, y temo que se me apague.,

El tal Martínez le llevó á una cocinita próxima á la puerta de entrada, y cogiendo un fuelle sopló en los carbones para que en ellos acabara de prender la llama de unas teas. "Como no tenemos criados, nosotros lo hacemos todo—declaró ingenuamente, sin abandonar la sonrisa larga y afable.-Práxedes ha ido por agua al río, y yo tengo que hacer nuestra compra.

—¿Quiere usted que le ayude?—dijo Ibero, movido de los sentimientos más generosos.—Si á usted le parece, puede ir á la compra, y yo quedaré aquí al cuidado de la

lumbre.

Gracias, amigo — replicó Martínez.
Me figuro que también usted es emigrado
— Y á mucha honra. Emigrado para servir á usted, y muy amigo del señor Cla-

vería.

—¡Ah!... todos somos amigos, todos somos unos. Pues si quiere ayudarnos, oiga lo que se me ocurre. Mientras yo voy á la compra, usted se va al encuentro de Sagasta. El pobre ha llevado hoy, además del cubo, un jarro muy grande: los dos cántaros llenos han de pesarle una atrocidad... Es algo indolente, y poco aficionado á ejercicios corporales. Si usted trae el cubo, ó siquiera el jarro, lo agradecerá mucho.,

Conforme Ibero con este plan, bajaron á la calle, y Martínez, con su cesta colgada del brazo, indicó al mensajero la dirección segura para llegar al río. Separáronse, to-mando cada cual distinta dirección. La niebla empezó á desgarrarse en jirones vagos. A los diez minutos de marcha, distinguió Ibero la mansa corriente del Sena, como un cristal esmerilado. Acercóse á la orilla por

angosto sendero entre céspedes, y vió venir á un hombre agobiado, andando lentamente, con un grave peso en cada mano. Llevaba el cuello del gabán subido hasta las orejas, sombrero hongo, pantalones doblados á estilo de pesca, las botas mojadas de la gran humedad del suelo herboso. Cuando estuvieron frente á frente, dijo Ibero: "Señor don Práxedes, le traigo unos pliegos de su amigo Santa María.

—¡Hombre...!—exclamó Sagasta risueño, con toda la gracia bondadosa que le era peculiar,—hombre... de Santa María... pliegos... Vamos á casa., Y al decirlo dejó en el suelo los pesos que llevaba, y tomó un gran

aliento, pues venía ya fatigadísimo.

"Vamos á casa, señor—dijo Ibero;—pero no está bien que usted cargue estas cosas...

Yo lo llevaré...,

Quiso don Práxedes resistirse á que el desconocido le sustituyera en el acarreo de agua; pero Santiago se apoderó de la carga y echó por delante diciendo: "Yo estoy aquí para servirle á usted, y ahora, de camino para su casa, le daré una noticia: ha muerto el general O'Donnell.

—¡Hombre, hombre!...¿Pero es cierto?... ¿Y dónde ha sido?... En Biarritz de seguro.

— Allí... Parece que comió demasiadas ostras..Los periódicos de hoy lo traerán...,

La inopinada y grave noticia detuvo á Sagasta en su camino. Absorto quedó mirando al mensajero... Por su mente pasó la noble figura escueta del Duque de Tetuán; pasaron detrás la Vicalvarada, el Bienio, las luchas parlamentarias desde el 54 hasta el 65, en que él, Sagasta, había tantas veces combatido airadamente al vencedor de Africa. El paso de aquellas históricas páginas por la memoria del tribuno proscrito, iban dejando en su alma sensación de frialdad. Una época de empeñadas contiendas pasa. ba y moría... "¡Qué frío hace!"—exclamó el buen Práxedes moviendo los brazos para activar la circulación. Y pensó en la Historia próvida y renovante, que tras de la muerte trae la vida, tras el frío el calor. Inmenso hueco dejaba O'Donnell; más era el vacío que la idea nueva esperaba para cimentarse... "Vamos, amigo —dijo Sagasta con súbita impaciencia.—En casa hablaremos. ¿Cómo se llama usted?

-Santiago Ibero: soy también riojano; pero alavés, del lado acá del Ebro. Tal vez haya usted oído nombrar á mi padre, que se llama lo mismo que yo.

—Me suena ese nombre. ¿Su padre de usted es militar? ¿Sirvió con Zurbano?

-Sí, señor. Hace tiempo que está retirado. No sale de nuestra casa de Samaniego... Conocerá usted á mi tía Demetria, la señora de don Fernando Calpena.

-Precisamente les he visto aquí en Julio.

Vinieron á la Exposición.,

Tembló Santiago pensando en el posible encuentro con personas de su familia, y ya no habló más de parientes lejanos ni próximos. Melancólicos prosiguieron ambos, y á

la casa llegaron cuando Martínez, de vuelta de la compra, preparaba el almuerzo. "Juan Manuel—dijo Sagasta asomándose á la cocina, — O'Donnell ha muerto. "El otro ya lo sabía: había comprado *La Liberté*. Mientras Juan Manuel trasteaba en la co-

cina, don Práxedes recogió de manos de Ibero el voluminoso paquete, donde venían comunicaciones reservadas, unas de Madrid, otras de Bruselas. Después de pasar por ellas la vista con vaga atención, gritó: "Juan Manuel, oye... ven un momento. Se me olvidó decirte que hagas también almuerzo para este joven., Ibero dió las gracias, excusándose con que tenía que partir pronto; pero al fin, tanto le rogaron, que hubo de quedarse. "No tenga usted prisa, joven—le dijo Sagasta sonriente, rascándose la barba.—En este mundo no hay nada peor que las prisas... Si corremos tras de las cosas, encontramos siempre las peores. Las buenas,

créanlo ustedes, vienen á nosotros., Sirvió Martínez una tortillita para los tres, y una chuleta por barba, y bebieron de un Borgoña superior, resto de un obsequio que les había hecho el diamantista Samper... Llegó para Santiago el momento de tocar á retirada. Despidióse con estas razones: "Es muy grato estar aquí; pero yo tengo que hacer, y ustedes también., Sagasta, indolente y festivo obsequió al riojano con un insípido y festivo, obsequió al riojano con un insípido cigarro de la *Regie*, diciéndole: "Nuestros quehaceres no son muy grandes que digamos. En cuanto despachemos la correspondencia, fregaré la vajilla, y luego nos iremos á pasar un rato en el café del pasaje

Choiseul...,

Apenas desapareció Ibero, Juan Manuel, haciendo de secretario, leía los pliegos y extractaba su contenido. "Aquí nos dice 83 que continúa celebrando reuniones con 104. À la última concurrió 90, sin que de él pudieran obtener nada concreto.

-90 es el Duque de la Torre, ¿no es eso?

-Justo. Asistió á la conferencia con Dulce y don José Olózaga; pero se mostró muy reacio... Este otro pliego nos lo manda Al-coriza (el cura Alcalá Zamora), diciéndonos que 28, el amigo de Sevilla, tiene á la disposición de la Junta tres mil quinientos duros, y que, según comunicación del amigo de Cartagena, 47, entre la gente del Arsenal hay cada día más partidarios de la Revolución.

—El amigo de Sevilla es Arístegui, y el de Cartagena, Mogrovejo.

-No: Mogrovejo, 171, es el de Alicante.

-Dichoso tú, que con tan buena memoria retienes esos números que son personas, "
dijo Práxedes, mirando vagamente los giros del humo de su cigarro.—A esto siguió
una pausa... Martínez leía para sí. Sagasta, después de breve meditación, expresó estas ideas, que demostraban su grande agudeza y el conocimiento de hombres y cosas: "Juan Manuel, oye: muerto don Leopoldo, y Dios le haya perdonado, se puede dar por concluída la etapa de las sublevaciones locales,

de los alzamientos chicos, y de las intentonas con partiditas y tontadas... O'Donnell se va, y con su ida acaba la época de los sargentos y empieza la de los generales... Entendámonos con los tetuanistas, y lo que falte lo hará Narváez con sus violencias. La conspiración grande mata la conspiración chica: ¿no crees tú lo mismo?

—Sí... pero si abandonamos en absoluto la pesca chica—opinó Juan Manuel,—no cogeremos tan fácilmente los peces gordos... Sigamos ahora (le da una carta). Aún hay

algo muy importante.

—Ya—dijo Sagasta displicente, leyendo con rápido pasar de ojos.—Nuestro bonísimo Santa María nos repite la murga de que debemos parlamentar con don Carlos... Y me incluye una carta de don Félix Cascajares, que sigue en su manía de identificar al Pretendiente con la Revolución...; Vaya por dónde le ha dado á este viejo progresista! Y no es él solo. ¡Qué cosas vemos, Juan Manuel! ¿Pero qué piensan?... ¿Creen posible que traigamos á ese señor á ocupar el Trono? Ya he dicho á Prim que me parecen ridículos esos tratos y contubernios... Y Prim erre que erre, empeñado en echarme á mí el mochuelo... ¿Qué puedo yo proponer á don Carlos que él acepte? ¿Qué puede don Carlos proponerme á mí que me parezca admisible?

—Pues mira lo que dice Prim (alargándole una carta). La conferencia se celebrará por delegación. Tú representarás nuestras ideas, don Ramón Cabrera las de don Carlos.

—¡Cabrera y yo! (con suprema indolencia). ¡Y tengo que ir á Londres! (lee rápidamente, fijándose en lo más importante). "Conviene, mi querido 50, que vaya usted á conferenciar con el Tigre del Maestrazgo, no para que lleguemos á una inteligencia, cosa imposible, sino para entretener á don Carlos... Ya que no nos ayude en la Revolución, debemos hacer todo lo posible para que no nos estorbe... (Pausa. Sagasta rehace su voluntad desmayada.) Iremos á Londres.,

Martínez guardó los papeles; cogió una escoba, disponiéndose á la limpieza y arreglo de la casa. "Y qué, ¿vamos esta tarde á

París?

—Iremos un rato al café del pasaje Choiseul—replicó Sagasta acometido de nerviosa actividad.—Prometí á Gambetta que nos veríamos esta tarde... Pero antes, atendamos á nuestras obligaciones. Voy á lavar la loza.,

## **XXIII**

Crudísimo fué en París el invierno del 67 al 68. Sobre el Sena helado patinaba la juventud bullanguera, y en el lago del Bosque de Bolonia la *crema* aristocrática organizó una fiesta rusa, con espléndida ilumi-

nación, trineos y deportes al uso septen-trional. Insensible al frío, Ibero veía pasar los días y los meses en la vulgaridad uniforme, descolorida, isócrona, dentro del cerrado horizonte del almacén. Ganaba el sustento, sí; pero como no vivimos sólo de pan, el hombre estaba en gran penuria espiritual, ausente de toda grandeza y de las nobles aventuras que planeó su loca imaginación. Vida tan desaborida no habría soportado nunca si el amor no le amarrase á ella con fuertes ataduras, y mientras más se desalentaba viéndose tan bajo, más apasionado se sentía por la hermosa madrileña y más uncido á ella por indestructible yugo. Al contrario de Ibero, Teresa era toda entusiasmo, alientos, orgullo de su oficio. Tanto progresaba en éste, que al principiar el 68. Ursula, que en ella ponía ya toda su confianza, le subió el jornal á cinco francos. Y para mayor delicía de Ibero, cada día estaba más bonita... ¿Qué diablos hacía para conservar y afinar su belleza y para presentarse más garbosa en su modesto atavío? Obra del medio era esto sin duda: por todos estilos, París habíala hecho suya.

Privados del campo por el riguroso frío, solían ir los domingos á la matinée de algún teatro, y el tiempo restante lo pasaban recorecogidos en casa, ejercitándose en los temas franceses, ó dando él á ella lección de aritmética. Quería Teresa ponerse muy fuerte en contabilidad. Algunas tardes de día festivo le incitaba á ir al café du Cercle ó al

de Choiseul para que viese españoles y se alegrara oyendo hablar de revolución y de Prim. Determinóse á ir una tarde. Vió á don Juan Manuel Martínez, vió á Sagasta hablando con un señor de cabello erizado, de semblante duro, de extraordinario fuego en la mirada: era un famoso periodista francés llamado Rochefort. También vió á Gambetta, que entró más tarde; hermosa cabeza, barbuda y melenuda. Hablando con vehemencia, se convertía en cabeza de león.

Ibero sintió reparo de aproximarse á Sagasta, y buscando lugar más modesto, arrimóse á otras mesas, donde vió á Carlos Rubio con emigrados de medio pelo. Entre éstos reconoció á un sargento de Bailén y á otro de Calatrava, que ya llevaban en Pa-rís cerca de dos años, y se ganaban la vida en una fábrica de clysobombas... Al entrar Santiago en el ruedo, los tales hablaban de un trágico asunto, ya viejo de seis meses, pero siempre nuevo, interesante y conmovedor: el fusilamiento de Maximiliano en Querétaro. A este propósito, Carlos Rubio tomó la palabra con cierto énfasis, y después de colmar de alabanzas á Prim por su destreza diplomática y su airosa retirada de Méjico, sostuvo que la sangre del infortunado Archiduque austriaco debía recaer sobre la cabeza de Napoleón III, á quien por éste y otros motivos puso cual no digan due. ñas, concluyendo por llamarle Nabucodonosor... El Imperio francés era un poder falso y sin fundamento, estatua de bronce

con pies de barro.

Llegó luego un patriota madrileño del 22 de Junio, menguado de cuerpo, barbudo de rostro: ganaba el pan en un comercio de naranjas. En cuanto tomó asiento, sacó el número del Gil Blas, que venía muy bueno: traía sin fin de picardías graciosas contra el neísmo, y solapadas alusiones á personas altas. De mano en mano pasó el periódico; todos se regocijaron con los donaires de Luis Rivera, Eusebio Blasco y Manuel del Palacio. El famoso soneto de éste, despiadado con doña Isabel, fué repetido entre risas por el sargento de Calatrava, que lo sabía de memoria. La conversación recayó luego en el Infante don Enrique, desterrado á Canarias por si se corrió ó no se corrió hablando de su prima. De ésta, ya se comprenderá que no habían de decir cosa buena. Suponiéndola destronada, allá para Pascua florida ó para San Isidro, apresuráronse á proveer la vacante. En aquella asamblea de soñadores vocingleros, Montpensier no tuvo más que un voto; don Enrique, ninguno; Espartero se llevaba de calle á todos los candidatos. Por fin, el bueno y desastrado Rubio cortó con tajante autoridad la nudosa cuestión, afirmando que no había más candidato serio que el Rey viudo de Portugal, don Fernando de Coburgo. A esto puso reparos un vejete vivaracho que se titulaba demócrata hasta morir, y declaró que su partido no quería que le hablaran de Reyes. Así se lo habían escrito Castelar y Pí y Margall desde Ginebra, Orense desde Bayona y García Ruiz desde Amberes. Si nocreían lo que bajo su palabra afirmaba, traería las cartas para que los presentes vieran

y entendieran.

Con estas divagaciones y controversias, Ibero se entretenía y pasaba gratamente el rato; pero al fin de la tertulia presentóse aquella tarde en el café un sujeto de alta estatura y curtido rostro, barba erizada, voz cavernosa, tipo de mareante, el cual desconcertó á Santiago con su saludo bronco y fúnebre, como dicho con bocina: "¿Ya no me conoces, Iberillo? Soy Nonell, piloto retira-do que despachaba el Monarca en Barcelona. Me metí en aquel turris-burris... Tiene uno patriotismo y sangre liberal... Ventura y Mas fusilados... yo escapé por un milagro de la Virgen... Vaya, vaya: has varia-do bastante, Iberillo; estás hecho un hombre. ¿Llevas en Madrid mucho tiempo? ¿No viste á Ramón Lagier, que aquí estuvo por Agosto á visitar la Exposición? Pues sabrás que volverá... y pronto. Aquí tengo su carta. Viene al negocio de la Causa. Estará unos días... Entiendo que irá después á Londres, á ponerse al habla con Prim. Si quieres verle, dime las señas de tu casa, y te avisaré cuando llegue.,

Respondió Ibero con torpes evasivas, y se despidió del casi desconocido y olvidado Nonell, sin darle las señas, ó dándoselas equivocadas. Aturdido y en grande inquie-

tud salió del café, y de camino hacia su casa sondeaba su interior, buscando la razón psicológica del extraño azoramiento que sentía. ¿Por qué le turbaba la idea de verse en París con el capitán Lagier? Era éste persona de su particular predilección y cariño. Le amaba como á su padre, pues fué para él padre de la voluntad y regulador de la existencia. Verdad que tanto como le amaba le temía: había sido para él un maestro inflexible, un cuño de duro metal que le dió forma y perfiles nuevos... Si en París le encontraba el maestro, era casi seguro que con su férrea autoridad trataría de soltarle del yugo de Teresa, y contra esto ¡vive Dios! se rebelaba con toda su energía y fiereza. Y lo mismo haría con su padre, si llegara con iguales intenciones separatistas.

De esta zozobra, que duró todo el mes de Enero y parte de Febrero, le sacó al fin Teresa con su dulzura, y la buena maña que se daba para penetrar en el alma de él, des-

cubrir lo dañado y ponerle remedio. A fines de Febrero, queriendo Madame Plessis ampliar la protección que á Teresa dispensaba, dióle la suma necesaria para que ella y su amigo pudieran dejar los estrechos aposentos del hotel meublé y alqui-lar un piso cuarto, luminoso y alegre, en la misma calle de Saint-Roch. En Marzo estrenaron aquel precioso nido, y los muebles tan modestos como elegantes que Teresa compró á su gusto. La suerte se empeñaba en favorecerles, porque en la misma semana, Santa María aumentó en un franco el sueldo de Ibero, ascendiéndole del trabajo rudo del almacén al descansado del escritorio (Rue Saint-Hyacinthe). ¡Oh París tutelar!

La felicidad de Teresa era un cielo sin nubes; la de Ibero á las veces se obscurecía con el celaje de sus murrias, abatimientos y desmayos anímicos. En lo corporal notábase igual diferencia, porque si Teresa gozaba de una salud formidable, insolente, que se manifestaba en la frescura de su tez, en el torneado de sus formas y en el brillo de su mirada, la naturaleza de Santiago, construída para un vivir duro y longevo, comenzaba á quebrantarse. La Villaescusa era como una planta de tiesto trasplantada en tierra libre; Ibero como un árbol silvestre traído al encierro de la estufa. Teresa reconstruía su vida con nuevos elementos; Ibero veía desmerecer la suya por el abandono de los elementos propios. Así lo comprendía con su admirable penetración la ĥermosa madrileña, y cavilando en ello con alguna inquietud, se decía: "Mi pobre salvaje no puede adaptarse á este reposo, á esta igualdad de las horas y los días; necesita libertad, movimiento, aire, sol. ¿Qué haría yopara darle todo esto?,, Por más que en ello reflexionaba, no veía la solución del problema.

Tenía Ibero su mesa de trabajo en un cuartito próximo al despacho del señor Santa María. Por allí pasaban todos los que tenían que hablar con el jefe de la casa, con

rredores, clientes; por allí los emigrados que solicitaban socorro... Cuando en el despacho había demasiada gente, Ibero, por orden de su principal, decía á los entrantes: "Tengan la bondad de aguardar un poquito; en seguida pasarán., En el rato de plantón, algunos entraban en palique con él: no hay que decir que eran españoles. Un día de Abril Hegó un sujeto á quien hubo de suplicar que esperase un ratito. No le veía Ibero por primera vez: ya vino á fines del mes anterior; en sus visitas se mezclaban las dos naturalezas, comercial y política; don Manuel le apreciaba, y solía convidarle á comer en el Café Inglés. Era el tal de estatura espigada, seco de carnes, tan acelerado y nervioso que no podía estar quieto en ninguna parte, expresivo en la mímica, suelto en la palabra, con acento andaluz de blando ceceo. Tapaba sus ojos con gafas azules; el rostro tenía curtido y picado de viruelas, el pelo al rape, la barba corta; su edad no pasaría de los cuarenta. Conocía Ibero de aquel señor el nombre de pila, don José; ignoraba el apellido. Aquel día entró el andaluz con ganas de conversación, y viéndose obligado á una corta antesala, desahogó su locuacidad con el dependiente: "¿No sabe usted la gran noticia, joven? Se ha muerto ese perro de Narváez... Ya reventó el tío, ya cargó el diablo con él. Y van dos.

—Dos, sí—dijo Ibero.—En Noviembre O'Donnell, ahora éste... los dos puntales de la Monarquía. ¿Qué le queda á doña Isabel? —Le queda Marfori—dijo el don José con risotada cínica.—¡Bueno se pondrá el país!... Según parece, seguirá González Bravo, que es un barril de pólvora.

—¿Va usted å Londres, don José?

—No, hijo: vengo de allí. Voy á España... Hay que mover los títeres. ¡Ocasión como ésta...! Volveré pronto á Londres; pero no

pasaré por Francia; iré por mar.,

En este punto se abrió la mampara; salieron dos, y pasó don José al despacho dando voces. Como un cuarto de hora estuvo encerrado con don Manuel. Este llamó; acudió Santiago. En el momento de entrar, don Manuel decía con jovialidad al andaluz: "Pero no le bastarán quinientos francos. Se expone á tener que dar un sablazo por el camino., Y volviéndose á Santiago, le ordenó que fuese á la caja y trajese mil francos oro... "Oye, oye: que los anoten en la-cuenta de don José Paúl y Angulo..."

Al despedirse, soltó el señor Paúl todos los grifos de su facundia, que en aquella ocasión fué enteramente patriotera y de ojalatismo revolucionario. "Voy á revolverte un poco, Andalucía de mi alma. Ya es hora... Allá por Cádiz y Jerez, estamos hartos... A Prim le he dejado animadísimo... Con poco que ayuden ó dejen hacer los Generales de la Unión, la armaremos gorda... pero muy gorda, mi querido don Manuel. Yo le digo á Prim que eche por la calle de en medio... Abajo la Reina, sin pensar en más candidatos ni candiditos... Cortes Constituyentes...

y adelante con los faroles de la Historia... Abur, amigo; que cuando nos volvamos á

ver podamos decir: Salud y España libre., Otros españoles y franceses pasaron por el escritorio, dejando enzarzadas en los oídos noticias de España. Cada día llegaban de allá especies más alarmantes, de un tono agrio y chillón, como todas las cosas de la tierra de los colorines. Las últimas palabras de Narváez fueron: Esto se acabó; dejo á España entre dos Juanes. Los Juanes eran Pezuela y Prim, Reacción y Libertad... Se le hicieron exeguias suntuosas. Ejército, Política, Magistratura, Corte, tributaron á sus restos honores ampulosos, retumbantes. Pero no se dice que Isabel II consagrase á este fiero servidor de la Monarquía una frase shakespiriana, como la que, según cuentan, pronunció al tener noticia de la muerte de O'Donnell: Se empeñó en no volver á ser Ministro conmigo, y se ha salido con la suua... La bondadosa Reina sin seso nombró á González Bravo heredero de Narváez en la Presidencia del Consejo. Fué un ademán de suicidio... Para concluir de arreglarlo, hizo Capitanes Generales á los Marqueses de Novaliches y de la Habana, y después dedicóse á hinchar la Gaceta con nombres de nuevos Marqueses, Grandes de España y Caballeros del Toisón.

Avanzado ya Junio, recibía Santiago directamente del propio señor Santa María nuevas de España. Algunas noches llamábale don Manuel á su despacho para dictarle

la correspondencia. Sentados frente á frente, trabajaban hasta muy tarde, y en los ratos de descanso permitíase el buen aragonés su poquito de ojalateo. "Esa pobre Señora está ya completamente ida de la ca-beza... hablo de doña Isabel... Entiendo yo que no hay en ella perversión, sino falta de juicio. La verdad, siento hacia la Reina más lástima que odio. Si pudiera yo hacer algo por esa Señora, abrirle los ojos, librarla de los cuervos que la rodean, tendría la mayor satisfacción de mi vida. Pero ya no hay quien la salve... Otra cosa: sabrás que se casó la Infanta Isabel con un Príncipe napolitano, y Madrid vió por las calles la pompa palaciega, el desfile de carrozas. Será bonito aquello. Me escribe un amigo que el pueblo de Madrid vió á la Infanta con simpatía: dicen que es buena de su natural. Esa joven-cita y su hermano Alfonso no tienen culpa de nada, y pagarán los vidrios rotos por su mamá... Pues verás ahora lo más gordo: á los pocos días de la boda, echó la Nueva Iberia un artículo en que se traslucía que ya estaban los Generales unionistas colados en la Revolución. ¿Qué hizo González Bravo? Coger á los Generales y ponerles á la sombra. Fué ni visto ni oído. Anochecieron en sus casas y amanecieron en las prisiones de San Francisco. De allí han salido para Canarias ó Baleares el Duque de la Torre, Dulce, Serrano Bedoya, Zabala, Echagüe, Caballero de Rodas, Ros de Olano, Marchesi, y otros que si no son todavía Generales, en-

tiendo que lo serán pronto. ¿Qué te parece, Ibero? ¿No te da olor á chamusquina? ¿No sientes los pasos del cataclismo? ¡Los unionistas en destierro lejano... y Prim en Londres...! ¿Por dónde vendrá lo que ha de venir? ¿Tú qué piensas?

-Yo, señor-dijo Ibero, pienso y creo que ello vendrá por donde disponga Prim, pues Prim es el hombre, es la Libertad, es la España nueva que dirá á la vieja: "vete de ahí, estantigua, harta de ajos, hija de

fraile y maestra de la gandulería...,, Con las azarosas noticias de España estuvo Santiago en aquellos días muy avispado; engrandecía los sucesos, los comentaba con regocijo ardiente si se trataba de liberales, con sarcasmo y malicia si se referían á moderados ó á los aborrecidos neos... Pero de improviso ¡ay! en lo más alto de estos vuelos de la fantasía, la Providencia, con frío y cruel manotazo, le precipitó en la dura realidad, desatando sobre él todo el rigor de las desdichas. ¡Infeliz Ibero! ya los benéficos espíritus se cansaron de protegerte, y caíste en poder de los espíritus aviesos, que aborrecen la paz y abominan del amor.

## XXIV

Jesús Clavería, que ausente de París estuvo largos meses, laborando, según se dijo, en las plazas de Cádiz y Ceuta, reapareció á mediados de Julio. Tranquilo y gozoso estaba Ibero en su despachito una mañana, cuando le vió entrar...; Oué alegría, y súbitamente qué susto, qué consternación! En breves palabras le dió Clavería el jicarazo. "De Čádiz me vine embarcado á San Sebastián: allí ví á tu padre, que ya sabe dónde estás, y viene á París decidido á cogerte, secuestrarte y llevarte consigo... Trae. rá todo el apoyo de las autoridades españolas y francesas. Prepárate, Iberillo... Mi opinión es que te dejes coger., El terror privó á Santiago de la palabra. Lo primero que dijo, llevándose las manos á la cabeza, fué: "¿Dejarme coger, dejarme llevar?...; nunca! Suceda lo que quiera, mi padre tendrá que volverse solo.

—Ya lo pensarás, hijo. Estás en edad de no prolongar las tonterías... Veremos reproducida la escena de la *Dama de las Camelias*, cuando viene el papá del señorito Armando, y...

—¡No, no!—gritó Santiago, dejando caer con estruendo sobre la mesa la palma de su mano.—Teresa no está tísica... no está tísica

ni de los pulmones ni la voluntad. Es mujer fuerte, mujer valerosa... Ni del cora**z**ón

ni del cerebro fiaquea; no y no.

—Bueno, hombre, bueno... ¿A qué ese furor? Mejor será que te inspires en la sana filosofía parda, y esta noche te vengas connigo un ratito á *Mabille...* ¿Qué... te incomodas?... Pues dejemos á un lado la filosofía... Tu padre, por lo que me dijo, estará aquí dentro de un par de días... Lo que resulte de esto, lo sabré yo más adelante, porque mañana saldré para Londres., No dijo

más, y pasó al despacho.

En indecible ansiedad estuvo Ibero hasta que llegó la hora de salir á la refacción de mediodía. Siglos se le hacían los instantes. No hay que decir que antes de hablar con Teresa, la lividez de su rostro incapaz de disimulo, y el extravío de su mirada, le delataron. "Grave cosa me traes hoy, salvajito—dijo la madrileña, bajando con él á la calle. -¿Qué es? Cuenta, cuenta., En pocas palabras refirió Ibero el terrible conflicto. Por entre los porches de la calle de Rivoli oyó Teresa la siniestra noticia, sin perder la serenidad, y confortó el ánimo turbado de su salvaje con estas apacibles razones: "Almorzaremos tranquilamente, y luego, en casa, vendrá la deliberación y cirás mi parecer. No te apures: no veas montañas donde sólo hay un montoncito de arena. Somos unos pobres vagabundos, que hemos labrado una choza con cuatro palitroques y un poco de paja. Esta choza es para nosotros

un hogar sagrado, que convertiremos en cas-

tillo inexpugnable.,

Así habló Teresa: "Tu padre no podrá separarnos, y para evitar disgustos y cuestiones, que siempre traerían falta de respeto, hemos de procurar que don Santiago Ibero tenga que volverse á España sin que pueda hablar contigo ni conmigo. Tú y yo desaparecemos, tú y yo nos evaporamos. Cómo? Vas á saberlo. ¿Conoce tu padre las señas de nuestra casa, las señas del señor Santa María, donde estás colocado? Pues ni á mí en nuestra casita, ni á tí en tu oficina, nos encontrará. Para conseguir esto, necesitamos contar con la protección de dos personas: Santa María y Ursula Plessis. Yo, antes de hablar con mi amiga y patrona, sé que no ha de faltarme su amparo. ¿Puedes tú decir lo mismo del señor Santa María? Es preciso, Santiago, que esta misma tarde hables con él... Le pides una conferencia... Solicitas que te conceda un cuarto de hora. Pues bien: no seas tímido ni te amilanes. Le cuentas con absoluta sinceridad toda nuestra historia, sin ocultar nada, nada, Santiago. Le dices cómo empezó nuestro conocimiento... lo que yo fuí... sin omitir cosa alguna, salvajito mío... á estos lances se va con la verdad... lo que yo fuí, lo que sov ahora... Le cuentas nuestro encuentro en el tren del Norte; el pacto que hicimos en Bayona; nuestra vida en Itsatsou, en Olorón; la inspiración de venirnos á París; en fin, todo, todo. Y cuando, á más de esto,

sepa don Manuel el conflicto que se nos viene encima, le pides que te mande á Londres con una comisión cualquiera comercial ó política... Pero no tienes que descridarte. En cuanto llegues al escritorio, te vas de-

recho á don Manuel y...,

Parecióle á Santiago muy acertado el consejo, y no le puso más pero que el desconsuelo de la separación. Si juntitos fueran á Inglaterra, la felicidad sería redonda; á lo que respondió Teresa: "Dudo que Ursula me deje salir de París. Estamos en la época de más trabajo y apuros de tiempo; ella no goza de buena salud, y descansa en mí..., Convinieron en que la resolución definitiva se aplazaba para la noche, después que cada cual hiciese la consulta con su patrono tutelar. Impetuoso y confiado, por los alientos que le había dado Teresa, fué Santiago á la confesión con don Manuel, el cual dió el primer indicio de benevolencia prestándose á escuchar una historia larga, si bien no desprovista de interesantes episodios. ¡Y que no se quedó corto Santiago en el arte de la presentación, poniendo en plena luz lo que á su parecer más le favorecía! El buen señor oyó con interés, y en los pasajes que indicaban audacia y travesura soltaba la risa. Todo le regocijaba, todo le hacía feliz; á ratos la satisfacción humedecía sus ojos tiernos. Creyérase que sus maduros años recibían en cada lance de aquella historia tan espiritual como picaresca, inhalaciones de fluido juvenil.

Cuando Ibero, terminada la confidencia, le presentó el grave conflicto de la venida del padre, el aragonés precipitó su opinión diciendo entre picadas risitas: "Tú y ella debéis desaparecer, evaporaros. Respetable será el papá, ¿quién lo duda?... pero convie-ne que no encuentre al hijo casquivano. Los padres no tienen razón siempre. Lo que yo digo: la razón de la sinrazón es alguna vez la razón suprema. " Estas peregrinas y algo estrafalarias manifestaciones del risueño don Manuel, y lo que después dijo Ibero de sus ganas de servir á la Causa bajo la bandera revolucionaria de Prim, determinaron la solución más práctica y sencilla que pudiera imaginarse. "Lo mejor—dijo Santa María,—será que te vayas á Londres: yo te daré una carta para mi tocayo Ruiz Zorrilla, y con la carta irán papeles y notas que á mi parecer serán de alguna utilidad en los momentos presentes. Llevarás lo preciso para el viaje, y te abriré un modesto crédito en la casa de mis corresponsales en la City, para que vivas uno ó dos meses en aquella Babilonia. Aprovechando tu viaje, mandaré contigo á Blanco Brothers valores y efectos comerciales., Por último, con la idea de ganar tiempo, se convino en que las cartas y encargos quedarían corrientes aquella noche, á fin de que pudiera el pró-fugo salir pitando á la mañana siguiente.

Cuando Ibero y Teresa se juntaron para comer, de la boca de uno y otro salió la misma exclamación: "¡Triunfo completo!, Él dijo: "es un santo ese hombre; y ella: "¡qué mujer tan buena! "Gon recíprocas felicitaciones celebraron su éxito, y apresurando la comida se fueron á su casita, donde con más desahogo refirió cada cual su breve gestión. "¿Sabes una cosa, mujer?—dijo él.—La historia que le conté á don Manuel, la historia mía, la nuestra, debe de ser igual á la suya, ó por lo menos muy parecida. Porque el hombre no se incomodó por nada de lo que conté... Todo le hacía mucha gracia... y el hombre reía, reía... Ni una sola vez le ví fruncir el entrecejo. Mi historia es la suya... ¿Conoces tú á la mujer de don Manuel? Yo apenas la he visto... Es guapa, y vive muy retraída... En fin, que el hombre me manda á Inglaterra. Lo que te digo: es un santo...

Habló luego Teresa: "Lo que hará Ursula por mi ya lo sabes: llevarme á vivir consigo mientras tú estés ausente; y si se presenta tu padre, decirle: "Aquí no hay damas de camelias, ni Cristo que lo fundó. Vaya usted con Dios, caballero, y no parezca más por esta casa.", No me sorprende la bondad de Ursula: yo la esperaba. ¿Sabes por qué, tontín? Porque mi historia es semejante á la suya: yo lo sé; y en la historia de ella, también apareció un padre... pero se fué como había venido. En fin, chico, que la vida humana se repite sin cesar, y lo que hoy pasa

ha pasado miles de veces.,

Tranquilos, confiados ya en la solución del conflicto, sólo quedaba la pena de la se-

paración. Ambos la expresaron con ternura, y á la ternura añadió Ibero el ardor de su exaltado temperamento. Esperó Teresa á que las llamas se aplacasen, y sobre el rescoldo dejó caer su palabra dulce, que en los momentos críticos sabía engalanarse con las mejores luces de la razón: "Tanto como tú siento yo la ausencia; pero la soporto por algún tiempo, un mes ó dos, porque sé que mi salvaje necesita de vez en cuando escapaditas al campo, al mar, á los aires del mundo. Bueno es, creelo, que vuelvas en seguimiento de tu ilusión, que llegues á ella y la toques y veas si es cosa real ó fantas-ma .. Donde me dejas me encontrarás, y aunque tardes más tiempo del convenido, siempre seré lo que soy. Tan seguros esta-mos yo de tí y tú de mí, que no hacen mal-dita falta los juramentos ni las protestas de fidelidad eterna. No salgamos ahora imitando á las novelas desacreditadas. Nuestra novelita modesta y sin requilorios la hacemos nosotros á la chita callando, con hechos positivos y la verdad por delante, ¡hala!; y que venga Dios y lo vea.,

Siguió á esto un largo divagar sobre el sistema de comunicación que habían de es tablecer para saber uno del otro con frecuencia. Dios misericordioso, que mira por los enamorados, cuidaría de mantener el contacto de las almas para que la ausencia fuese el más parecido retrato de la presencia. En esto se les fué una hora larga; de las ternezas y amantes coloquios que ocuparon el

resto de la noche, no hay para qué hablar. Tempranito estaban los dos en la plaza Roubaix. Tomó Ibero su billete directo á Londres por Calais. Teresa entró al andén para estar junto á él hasta el último instante. Por mucho freno que quiso echar á su emoción, perdió la entereza cuando se aproximaba el momento de la partida... El en la ventanilla, ella en el andén, repitieron lo que se habían dicho de cartas, direcciones, poste restante y telegramas; pero luego Teresa tuvo que sacar el pañuelo y aplicarlo á sus ojos... Y desde el tren en marcha vió Ibero que el pañuelo bajaba á la boca, para dejar libres los ojos con que mirar al amado, y luego batió los aires dando los últimos adioses... Llevaba Santiago el corazón tan oprimido, que no podía respirar. ¿Por qué se iba? ¿Por qué no la llevaba consigo?... ¿Qué era la vida sin ella?... Pero una vez en camino, volver pronto era la mejor solución.

Hasta más allá de Creil no se aflojó el lazo corredizo que apretaba el corazón del viajero, y en el restaurant de Amiens, donde bajó á tomar algo, se iniciaron las impresiones y sorpresas, que eran como signos precursores de las interesantes aventuras que buscaba. Al entrar en el comedero, encaró de sopetón con Clavería, el cual mostróse frío y reservado en su saludo. No alcanzaba el riojano la razón de esta esquivez de su amigo, á quien no había visto desde que le anunció la próxima emergencia de Ibero padre. A las explicaciones que hubo de per

dirle Santiago, contestó Clavería secamente: "Si quieres, hablaremos en el tren. Nome negarás que vas á Londres. Ya te ví en la estación de París: no me sorprendió. Y no vas á Inglaterra huyendo de tu padre... Tu padre y el decoro de la familia te tienen á tí sin cuidado. Vas... tú sabrás á qué...

Viendo á Clavería entrar en un coche de segunda, se coló tras él. En el departamento iba otro viajero español (y no había nadie más), en quien al punto reconoció al catalán Nonell, que en el café del Pasaje le había desconcertado con los pronósticos referentes al Capitán Lagier. Reclinado con indolencia, el viejo marino comía lonjitas decarne flambre que cortaba cuidadosamente con su navaja; delante tenía una cesta con diferentes vituallas entre papeles grasientos... Ibero se sentó frente á Clavería, y sin preámbulos habló así: "Mi Coronel, usted me ha dicho cosas que no entiendo, y otras que me lastiman por el despego con que me trata. Somos amigos, y por mi parte no quiero dejar de serlo.

—Te conozco, Santiago—replicó Clavería sin abandonar su sequedad,—y sé que no has de revelarme á dónde vas dirigido, qué llevas, y quién te manda. Vuélvete á tu coche para que no caigas en la tentación de explicarme los fines de tu viaje. Si aquí te quedas, no podré yo contener las ganas de

preguntártelos."

Comprendiendo Ibero que le convenía conservar el misterio planteado por las enig-

máticas razones de Clavería, se dió mucha importancia, diciendo: "Hará usted bien en no preguntarme nada, pues yo á usted nada

le pregunto.,,

El catalán, que acababa de empinar una botella, bebiéndose de un tirón gran parte del vino que contenía, se limpió con la mano la boca, y soltó de ella estos conceptos roncos: "Déjate de músicas, Iberillo, y cuéntanos qué embuchado llevas á Londres. Don Jesús va llamado por Prim; yo mandado por Ramón Lagier. Tú no puedes decir lo mismo; y á propósito, hijo, espérate un poco: en Marsella ví á Ramón la semana pasada, y me dijo que te tiene ya por cosa perdida. En fin, con nosotros, que somos de ley, y llevamos el corazón abarrotado de patriotismo, debes clarearte. Si no lo haces, pensaremos que llevas una encomienda traidora. Porque... para que lo sepas, la traición ronda nuestra Causa.,

Estupefacto miró Ibero á Clavería, el cual, después de afirmar enérgicamente con la cabeza, lo hizo con estas palabras: "Falsos amigos, Iscariotes hay en la causa, y los buenos patriotas debemos aplastar la negra traición. Tú eres un inocente; enredando con los espíritus, no ves lo que pasa en el mundo. ¿Sabes tú que la Infanta Luisa Fernanda y su marido Montpensier han sido desterrados por haber escrito á doña Isabel señalándole el mal camino que lleva la polí-

tica?

<sup>-</sup>En París lo supe, y también que salie-

ron de Cádiz para Lisboa en la Villa de Madrid.

—Pero no sabes que los unionistas que trabajan en Cádiz este negocio, Ayala, Barca, Vallín, se echan atrás si no aceptamos como futuro Rey de España al Duque de Montpensier... ¿Qué, te ríes de esta dificultad? ¿Qué significa esa cara de idiota que pones oyéndome lo que acabo de decirte?

—Significa que no me da frío ni calor que esos señores y otros quieran encajarnos un Rey que los militares no habían de aceptar.

— Veo que estás en Babia. Los Generales que fueron tetuanistas, ahora desterrados en Canarias, también respiran por el maldito Montpensier. Nuestro gozo en un pozo. Aquel júbilo, ¿te acuerdas? con que celebramos la coalición, se nos convierte en rabia.

—Prim triunfará de todo—afirmó Ibero, que con su lozano optimismo resolvía la temida cuestión.—¿No cuenta con el Ejército?

—De Cádiz y Ceuta he venido yo no hace mucho — dijo Clavería. — Los Cuerpos de guarnición en aquellas plazas están bien dispuestos. Las disposiciones son excelentes: de las agallas para salir no puede decirse lo mismo... Recordarás lo de Valencia, lo del 22 de Junio en Madrid... Hace tiempo que se emprendieron trabajos en otro organismo militar de gran poder. Ya lo teníamos ganado; ya lo teníamos cogido por los cabezones..., Ibero no entendía, y sus ojos,

clavados en el rostro del amigo, querían deletrear el pensamiento de éste, que la palabra á intervalos mostraba y encubría... En tal punto, la voz de Nonell, con estruendo ronco de bocina, rompió en francas declaraciones: "Este tonto no sabe que está en el ajo la Marina... la Marina de guerra...

—Estaba—dijo Clavería con dejo melancólico,—porque Topete se ha cerrado en banda por Montpensier... y con este señor naranjista y paragüero no transigimos... Preferiríamos aguantar á doña Isabel, que si-

quiera es española.,

## XXV

La conversación languideció gradualmente. Nonell, después de dar los últimos tientos á la botella, atronaba el coche con sus ronquidos lúgubres, que parecían lanzados también con bocina ó trompa de nieblas. Clavería fué cayendo en una taciturnidad melancólica; Ibero, arrimado á la ventanilla, contemplaba el paisaje, las verdes planicies bajas limitadas al Oeste por una faja de mar de un azul grisáceo: era el Canal de la Manga, ó de la Manche, Mancha muy distinta de la que inmortalizó don Quijote... Así llegaron á Calais. Cada cual agarró su maleta, y á escape metiéronse los tres en el vapor, que desatracó sin tardanza, y con vigo-

rosas paletadas que levantaron bullentes espumas, partió trotando hacia la acera de enfrente, Inglaterra. El vapor era de ruedas, con anchos tambores que formaban en el centro de la embarcación una extensa y alta toldilla. A ésta subieron los tres españoles, y arrimándose á la borda, vieron cómo se alejaba y desvanecía la costa francesa. Allí recobró Clavería la palabra para proseguir con Ibero la conversación interrumpida. "¿No te enteraste—le dijo —de que hace unos días estuvo Prim en Francia? Fué á tomar las aguas de Vichy, que le hacen mucha falta para su padecimiento del hígado. Napoleón, que no le perdona lo de Méjico, le había cerrado la puerta de Francia. Fué preciso entablar negociaciones, poner en juego influencias inglesas, para que se le permitiera una temporada corta en Vichy...

—Algo de esto dijo no sé quién en el escritorio de Santa María—replicó Ibero,—y también que el General volvió pronto á Lon-

dres.

—Porque á los cuatro días de estar en Vichy llegaron desalados el cura Alcalá Zamora y Pérez de la Riva. Venían de Cádiz con la noticia de que los unionistas piensan hacer el movimiento por sí mismos, anticipándose á los planes de Prim... Naturalmente, no sabes nada de esto. Recibir Prim el aviso de la gran traición y salir escapado de Vichy, fué todo uno. Al paso por París visitó al Ministro del Interior, M. Pinard, y le dijo que se volvía precipitadamente á Lon-

dres por haber caído repentinamente enferma la Condesa... El General, acompañado por Juan Manuel Martínez, pasó este Canal hace pocos días... quizás en este mismo

barco...,

Otras vueltas dió Clavería con triste acento al nunca apurado tema. De pronto Nonell, con penetrante vista marina, señaló tierra. Momentos después, los que no eran mareantes distinguían bien los acantilados de Dover. La conversación recayó en las grandezas de Albión, en la libertad que aquel país concede tanto á sus hijos como á sus huéspedes...; Nación como ninguna sólida y potente, porque en ella tiene su imperio la Justicia, es respetada la Ley, y amada la persona que la simboliza! Nonell, que había vivido en Liverpool y en Londres bastante tiempo, no se hartaba de encomiar la vida inglesa; la colosal abundancia de comestibles de todo el mundo que allí se reúnen; la excelencia y finura de las carnes; la variedad y fuerza de los vinos y bebidas; la colosal riqueza, la hermosura de la libra esterlina, lo bien pagado que está el trabajo, y por último, también había que dar á las hembras su buena parte en los elogios, por lo tersas, sonrosadas y frescachonas. Diva-gando así llegaron á *Dover*, y con la misma prisa con que entraron en el vapor salieron de él, requiriendo á escape el tren que había de llevarles á Charing Cross; que ya esta-ban en el país de las prisas, donde el tiempo vale y corre. Nonell, que mascullaba el inglés marítimo sabido de todos los navegantes del mundo, les servía de intérprete. En alas del tren, que marchaba con sostenido ritmo y andadura veloz, sintióse el buen

Clavería movido á la sinceridad.

El alma noble del Coronel se desbordó en estas francas explicaciones: "Pues ahora, Iberillo, preciso es arrojar al aire los disimulos y marrullerías españolas. La mentira no cuaja en esta tierra. Hablando como hombre de honor, te digo que yo no traigo misión ninguna, ni nadie me ha mandado; vengo por mi cuenta, traído por mi patrio-tismo y mi amor á la Libertad, sin más objeto que decir á Prim: "¿General, qué hacemos? ¿Es cierto que los unionistas nos echan el pie adelante, y nos quitan con su cansado Montpensier la bandera revolucionaria? ¿Quedaremos en proscripción eterna, llorando nuestra incapacidad y las desdichas de la patria, que no sabe sacudir una tiranía sin aplicarse otra?..., A esto vengo y nada más. He fingido una misión misteriosa para ver de arrancarte á tí el secreto de la que traes...

La espontaneidad del amigo movió á Santiago á desembozarse con igual franqueza, diciendo: "Pues ha llegado el momento de la verdad, allá va la mía. A Londres me manda mi principal y jefe, que no es capaz, bien lo saben ustedes, de tramar cosa contraria al interés de Prim, de la Libertad y de la

Emigración.

-Pero don Manuel es hombre tan bueno

como inocente—indicó Clavería,—y á todos los emigrados agasaja por igual, sin reparar ni distinguir el género bueno del averiado.

-Yo no sé lo que traigo. Soy portador de una carta bastante abultada para don Ma-

nuel Ruiz Zorrilla.

—Empezaras por ahí—dijo Clavería con alborozo,—y se nos habría quitado el amargor de boca... Al verte en la estación de París, dí en pensar lo peor: que traías comunicaciones del infame unionismo. En París ví á Pastor y Landero: en el café du Cercle estuvo la otra tarde, revistiéndose de importancia y misterio; hablaba en nombre de Topete y Malcampo... Luego sé que fué á visitar al amigo Santa María... Bien puede ser que éste avise á Ruiz Zorrilla para que... En fin, pronto saldremos de dudas, porque tú traes la carta, y yo te llevo á la presencia de Ruiz Zorrilla en cuanto lleguemos á Londres... Viene á resultar que el mensajero soy yo, y tú la valija .. ¿Dónde estamos, maestre Nonell? ¿llegaremos pronto?

—Ya esto es Londres,—dijo el lobo demar, señalando las filas de casas de ladrillo ennegrecido que á un lado y otro del tren, y debajo de éste, se veían. Pasado New Cross, inmenso haz de líneas férreas que allí sereúnen, y de allí se ramifican abriéndose como varillas de abanico para penetrar por diferentes puntos en las entrañas de la metrópoli, vieron por la derecha un bosque demástiles. Era el inmenso rebaño de buques de vela encerrado en las aguas quietas de

Grand Surrey Docks. Contemplando las altas arboladuras, el bueno de Nonell rompió en estas exclamaciones de entusiasmo: "¡Hu· rra por Inglaterra; hurra por los mercantes, y por los reyunos también, concho!...; hurra por toda la marina de aquende y de allende y de más-allende!..., Arrebatado por su propio acento, prosiguió su enfático sermón, en pie, braceando, como si hablase ante un gran concurso: "Señores, yo aseguro bajo mi palabra de honor dos cosas: primero, que amo á Inglaterra como á una madre, pues en ella he mamado la leche de la navegación; segundo, que tengo mi boca, paladar y tragadero tan resecos como la yesca, y por tanto, hago voto de beberme uno, dos, ó si á mano viene, cuatro vasos de cerveza Pelel, en cuanto demos fondo en la estación de Charing Cross. Señores, nobles amigos, no puedo yo en momento de tanta alegría guardar ningún secreto. Del corazón se me salen los secretos, arrastrados por el patriotismo, que cuando soy feliz, no quiere estar encerrado en el silencio. Declaro que vengo acá mandado por mi amigo Ramón Lagier para tripular con otros mareantes españoles el vapor que ha de ir á Canarias en busca de los Generales... A tí te lo digo, Iberillo, que este Clavería ya lo sabe. ¡Qué honra para mí, nobles caballeros y amigos del alma!

—Aplaca tus humos, buen Nonell—dijo Clavería con inflexión escéptica.—A tripular el vapor te han mandado; pero fácil es que al llegar á Londres encuentres deshecho

ese plan, y tengas que volverte con las orejas gachas á tu triste destierro de París.

-Pues ahora me toca á mí-exclamó Ibero, contagiado de la exaltación del catalán.
—Si el amigo Nonell está en sus cabales y no es delirio lo que nos cuenta, en ese vapor iré yo. Si ustedes no quieren enrolarme, yo mismo le pediré á don Juan Prim que me enrole, aunque sea de grumete, de marmitón, de fogonero. ¡Yo iré... como hay

Dios que iré!,,

En esto llegaron á la estación de Cannon Street, donde el tren se detuvo un momenstreet, donde el tren se detuvo un momento, reculando después para tomar los carriles que en pocos minutos debían llevarlo á Charing Cross. Bajaron presurosos del tren los tres españoles llevando sus maletas, y como el hotel á donde iban á parar no estaba lejos, determinaron mandar con un mozo sus breves equipajes, y hacer á pie su entrada en la más grande y populosa ciudad del mundo. El primer cuidado de Nonell fué dirigir sus pasos in seguros al bar de la fué dirigir sus pasos inseguros al bar de la estación y convidar á sus compañeros, atizándose él sin respirar tres, seis ó más dosis de cerveza, que en esto de las tomas no se conoce la cifra exacta. Salieron, y á los pocos minutos se encontraban en la Plaza de Trafalgar. Un fenómeno extraño pudo notar Lhoro en la porsona del fantástico No notar Ibero en la persona del fantástico Nonell, y era que si la sed le hacía desvariar, la copiosa ingestión de pale-ale le devolvía el discreto y normal uso de sus facultades mentales. Cogiendo del brazo á sus amigos,

les llevó junto á uno de los gigantescos leo-nes que ennoblecen y custodian el monu-mento elevado á las glorias de la Marina inglesa. Después de señalar á la estatua del insigne Almirante, colocada en lo alto de la columna, les mandó que se fijaran en uno de los bajo-relieves del pedestal, donde se representa la muerte del héroe, y les dijo: "Caballeros, vean ahí un letrerito, escrito en inglés, naturalmente, para mayor clari-dad... Pues esas letras doradas ponen lo que el amigo Nelson dijo á sus marinos antes de disparar el primer cañonazo en el combate de Trafalgar. Les dijo, dice: "Caballeros...,"
—Caballeros no—indicó Clavería.—To-

dos conocemos la proclama de Nelson: "In-

glaterra espera...

-Que cada quisque... every man, cumplirá con su deber., Pues yo, que hasta ahora no he sido Nelson, ni espero serlo ya, digo esas mismas palabras á los buenos españoles que estamos metidos en este fregado de la Revolución pública. Caballeros, que cada uno de por sí haga lo que se le ha mandado, y lle-garemos al triunfo. Con que, pobles amigaremos al triunto. Con que, pobles ami-gos, ¡viva Nelson, viva España libre, viva don Juan Prim y Prats!... vivamos todos para ver implantado el progreso, y vámonos á casa..., Guiados por Clavería, muy cono-cedor de aquellos lugares, recorrieron par-te de las vías más hermosas y concurridas de Londres: Piccadilly Circus, el Cuadran-te, y de aquí, por estrecha transversal, llega-ron á una placita jardinada (Golden Square) ron á una placita jardinada (Golden Square)

y al hotel modesto donde algunos emigrados solían albergarse. A la sazón vivían allí Pa-

vía y Milans del Bosch.

Sin tomar descanso, refrescándose tan sólo con un lavatorio de cara y manos, fué Clavería con sus dos compañeros de viaje á ver á Ruiz Zorrilla, que habitaba en un Family hotel, cerca del Museo Británico. No estaba en casa don Manuel: largo fué el plantón; pero al fin, viéronse en la presencia del afamado revolucionario que con Sagasta compartía la confianza de Prim. A Clavería saľudó con mucho afecto, y á Ibero y Nonell acogió benévolamente, apresurándose á recoger y abrir el pliego que su tocayo le dirigía. Leyendo para sí, dejó traslucir en el rostro el gozo de las buenas noticias, y Clavería, que reventaba de curiosidad, y no cabía en sí de puro inquieto y desasosegado, le dijo: "Querido don Manuel, no nos prive del gusto de saber lo que ocurre, si es cosa buena como parece indicar su cara. Y lo que á mí solo me diría, dígalo delante de estos dos hombres, patriotas de ley, afectos á nuestra Causa y dispuestos á servirla.

—Sí que lo diré—contestó don Manuel, mandándoles sentar, lo que no obedecieron, porque su anhelo se avenía mejor con aguardar en pie la verdad pedida.—Sabrán ustedes que los unionistas no se dieron por vencidos con el veto que puso Napoleón á la candidatura de Montpensier para el Trono de España. Insistieron por medio de sus agentes; manifestaron que sería Reina la

Infanta, y que el marido de ésta quedaría en la situación de Príncipe consorte, sin título de Rey... Ya suponíamos que á esta solemne tontada no había de rendirse el Emperador; pero la confirmación oficial no la teníamos hasta ahora. (Recorriendo con rápida vista la carta.) Bien claro está. El Presidente del Consejo Privado del Emperador, Monsieur de Persigny, ha dicho á Olózaga que no se consiente la corona de España en la cabeza del Duque ni en la de la Duquesa de Montpensier.

—¡Bravísimo!—exclamó Clavería.—De

modo que es candidatura descartada.

—En absoluto... Ya lo saben los unionistas. Y si aún no se han enterado bien, no faltan medios de abrirles las entendederas. Nosotros, descuidados ya de este asunto, vamos á la Revolución.

-Con ó sin ellos.

—No, no, Clavería: con ellos. Los unionistas no pueden volverse atrás, ni nosotros prescindir de su concurso. La fórmula de someternos todos á la Voluntad Nacional expresada en las Cortes Constituyentes, resuelve por ahora todas las diferencias... Después, Dios dirá...

Esta manera elemental y algo inocente de marcar el proceso de las revoluciones fué muy del agrado de los tres visitantes, que la celebraron con esperanza y alegría. Era sin duda Zorrilla un temperamento revolucionario; pero ni la Historia ni la vida le habían enseñado las leyes que rigen las al-

teraciones de la normalidad en los pueblos. Verdad que no se estudian las revoluciones por los que las hacen, ni se hicieron nunca por los que las estudiaron en sus causas y en sus efectos. Obras son inspiradas más que reflexivas. En los movimientos interiores que turban la paz de los pueblos, imposible es separar las ideas de las pasiones. Y Ruiz Zorrilla carecía seguramente de la frialdad necesaria para intentar esta separación. Era un hombre voluntarioso, contumaz, carácter forjado en los odios candentes del bando progresista, nutrido con los amargores del retraimiento, que fué como un destierro para la vida pública, y como un largo ejercicio en el arte de la conspiración. Personalmente, era franco y noblote, como buen burgalés; alto y no muy derecho, con ligero agobio de su espalda; el rostro era la imagen de la llaneza, de la hombría de bien; los ojos leales; el bigote corto y caído, con mosca. No quisieron retirarse los emigrados sin

No quisieron retirarse los emigrados sin que don Manuel les diese alguna información sobre otro punto muy importante. ¿Tardaría mucho en ser alistado el vapor que había de salir para Canarias en busca de los Generales? No quiso, ó no pudo Zorrilla precisar la fecha de la proyectada expedición; pero recomendó encarecidamente á los tres que guardasen escrupuloso secreto sobre aquel asunto, y que con ninguna persona hablaran en Londres de tal viaje ni de tal vapor. Este se alistaba como para ir á Candía en auxilio de aquellos insulares, suble-

vados contra el Imperio turco. Si alguien les hablaba del asunto, debían decir... "Sí: el vapor lleva socorro de armas y víveres á los candiotas, á los pobrecitos candiotas, víctimas del despotismo turco, y no pronunciar el nombre de Canarias, ni el de España... ni mentar á nuestra desgraciada doña Isabel... Chitón, chitón...,

## XXVI

Clavería dijo á don Manuel que los dos hombres allí presentes eran de los que enviaba Ramón Lagier para tripular el barco misterioso; y como Zorrilla manifestase que aquel asunto no estaba en sus manos, y no podía darles hasta el siguiente día indicación clara de lo que habían de hacer, soltó Nonell con la bocina de su ronca voz estas estridentes razones: "Yo estoy bien enterado, señor Ruiz, pues Ramón Lagier me dió en Marsella completa guía para todo lo que tengamos que hacer aquí. En el forro de mi sombrerete llevo apuntación con las señas de la correduría que despacha el vapor, Billiter street, y las señas de nuestro alojamiento en las Minories, cerca de la Torre de Londres y de los diques de Santa Catalina, donde amarrada está la embarcación. Yo iré de piloto, y este joven de marinero. Somos partidarios frenéticos de Prim, bien probados en Barcelona y en Madrid con el

peligro de nuestra pelleja.,

Con esto se retiraron los tres muy contentos, dejando á don Manuel no menos gozoso y animado. Al día siguiente, quiso Clavería que Ibero le acompañase á pasear por Piccadilly, Pall Mall y los parques; pero Santiago, con fogosa querencia de las aventuras, prefirió lanzarse al conocimiento de lo que en su imaginación se representaba con descomunal grandeza y atractivos: los diques de flotación, los inmensos trasatlánticos, el Támesis, la Torre de Londres... Salió, pues, tempranito con el fantástico Nonell: en el Puente de Waterlóo metiéronse en uno de los vaporcitos que hacen el servicio urbano en ambas orillas, y se fueron río abajo, admirando la acumulación de maravillas que en ninguna otra parte del mundo se pueden ver. Iba Santiago con la boca abierta; no hablaba para no quitar espacio ni tiempo á su asombro. Después, paseando en tierra, los diques de Santa Catalina y London, la muchedumbre y variedad de barcos de todos tamaños y de diferentes banderas: los inmensos almacenes abarrotados de cuanto Dios crió en las cinco partes del mundo; los trenes que sin cesar cruzaban, llevando y trayendo mercancías, diéronle la impresión de haber caído en un planeta esencialmente comercial. todo carbón, fardos, máquinas, humo. Sus habitantes eran negros demonios benignos, que colaboraban en el bienestar universal.

Para concluir de embriagarle y enloquecerle á fuerza de admiración, Nonell le condujo al Túnel bajo el Támesis, con lo quequedó el pobre muchacho enteramente trastornado. "Si esa bóveda fuera de cristal le dijo el catalán cuando se hallaban á la mitad del tubo,— veríamos el agua del río, y en el agua las quillas de los barcos. Esto viene á ser el mundo al revés, y más sorprendente que andar en globo por los aires,... Por fin, poco después de anochecer, uno y otro cayeron rendidos en sendos camastros del posadón en que se alojaban, situado en una calleja del arrabal de Minories.

Atendida la primera de sus obligaciones. que era escribir á Teresa, dedicó Ibero el nuevo día con ardor impaciente á ver Londres, que, á su parecer, era como una provincia con calles. Echando un vistazo al barrio donde vivía, Minories, advirtió en los rótulos de las tiendas apellidos de claro abolengo hispano: Guevara, Rodríguez, Mondéjar... Pronto comprendió que eran nombres de judíos, y que éstos abundaban en aquellos lugares. Entró en un Rastro que allí había, mísero bazar de ropas hechas, nuevas y baratas, ó usadas y en buen uso, y cuando examinaba un colgadizo de chaquetones de pana, con idea de hacer alguna compra, salió al trato un hombre de rostro cetrino y pringoso. No entendió Ibero lo que le dijo; comprendió el marchante que se las había con un español, por alguna palabra deél cogida al vuelo, y acercándose más con afabilidad humilde le soltó esta frase: "Se-

ñor, ¿topa lo que le place?,

Ibero le miró; creía escuchar una voz que venía del tiempo de los Reyes Católicos; y así era, en efecto. El judío siguió hablando con él en la jerga que llaman judeo-español. Había oído Santiago que existían en diferentes partes del mundo hebreos de procedencia hispana que conservaban en sus hogares como reliquia preciosa la lengua de Castilla, y alegróse de comprobar por sí mismo el fenómeno... Como tenía que aprovechar el tiempo, despidióse del mercader judío, ofreciéndole volver á comprarle algo, y tiró con

rápido andar hacia el Oeste.

Cerca de Royal Exchange compró un planito de Londres, y púsose á estudiar brevemente las vías principales y las líneas de ómnibus. Lo primero que tenía que aprender era la situación de la casa Blanco Brothers, en la cual había de presentarse aquel mismo día. Pronto la encontró: era un pasadizo afluente á Lombard street, muy cerca del sitio donde á la sazón se hallaba examinando su plano; más como no era hora de visitas, resolvió emplear el rato de espera en recorrer la City, el Strand, y algo más si había tiempo. Subió á la imperial de un ómnibus, que le llevó á Trafalgar Square. De allí recorrió á pie la espléndida vía Whitehall, formada en parte por monumentales edificios antiguos y modernos. La mañana era brumosa; el sol no había devorado aún

todas las gasas en que Londres desde su

temprano despertar se envolvía.

La ciudad dejaba ver sus formas tras un velo tenue, que solía conservar con cierto recato pudoroso hasta muy avanzado el día. El sol mismo atenuaba sus rayos trasaquel velo, para que los londinenses pudieran mirarle sin quemarse los ojos... Los de-Ibero no se saciaban del hermoso espectáculo que le ofrecían las maravillas de aquel trozo de la ciudad. Y cuando vió la masa gótica del Parlamento, cuyas líneas verticales parecían ascender de la tierra al cielo, estirándose y adelgazándose en la subida; cuando vió la torre y su reloj, cuya esfera y agujas eran tal vez para marcar horas gigantescas, no nuestras comunes horas; cuando, siguiendo hacia el río, llegó al puente, y contempló la enorme conglomeración de masas ojivales, Parlamento y Abadía de Westminster, todo envuelto en el vaporoso velo que espiritualizaba la piedra y desleía sus contornos en el gris dulce del cielo, creyótener delante la representación del mayor esfuerzo de los hombres para establecer el imperio de la paz en el mundo. Esta idea extraña brotó en su mente, y en ella hizo su nido. "Los que han labrado esta colmenase dijo, - son las abejas de la paz, del bienestar humano., El mismo se maravillaba de que tal idea hubiese entrado en él, y la agasajó en su cerebro para que no se escapase.

Después de abarcar con rápido golpe de vista el conjunto de las dos orillas del Tá-

mesis, mirado desde el puente de Westminster, corrió á la Abadía, revistó con arrobamiento febril las tumbas de los grandes hombres de Inglaterra, y desandando á prisa Whitehall, tomó el ómnibus para la City. Por el camino iba pensando mil extravagancias, nacidas del ideísmo pletórico que en su mente levantaron las grandezas que sólo en dos días había visto. Primero el espectáculo de Long Shore al Este, los diques, las naves, el inmenso trajín de la industria y el comercio; luego los monumentos del Oeste que declaraban la pujanza y solidez del Estado británico, reconcentraron sus pensamientos en esta noble idea patriótica: "¡Quiera Dios que con la Revolución que haremos pronto los españoles consigamos fundar un Estado tan potente, ilustrado y feliz como el de esta tierra nebulosa y fuerte!, Y creyendo en la posibilidad de tanta ventura, entró en la casa comercial de Blanco Brothers.

Recibido fué por dos individuos, un inglés tieso, y un español flexible, que ya debía de tener noticia, no sólo de su llegada, sino de su persona y antecedentes, porque le acogió muy cariñoso, y le invitó á traspasar la verja de madera con rejillas metálicas. Encontróse Ibero frente á un señor larguirucho que escribía en un pupitre, y otro muy anciano que en aquel momento entró renqueando, apoyado en un bastón. Llegóse al joven, y saludándole con paternal afecto, le mandó sentar, sentándose también él con

lenta caída sobre la blandura de un sofá. Las primeras palabras, en un castellano plagado de elipsis y con notorias inflexiones inglesas, fueron para España y su hermoso cielo y su alegría picaresca. El señor anciano se regocijaba con las memorias de una patria que había perdido de vista medio siglo antes, sin haber vuelto á ella ni una sola vez.

Era también emigrado; pero de larga fecha, de la gloriosa y fecunda emigración de 1824, la importadora del régimen constitucional, y como el famoso relojero Losada, y Carreras, el acreditado tobacconist, encontró en Londres, con la hospitalidad, medios de labrar una fortuna. El buen viejo, asal· tado de añoranzas, se deshacía en preguntas: "Dígame usted, joven, ¿se ha muerto Alcalá Galiano?, No estaba seguro Ibero de la respuesta, y en la duda, por no quedar mal, respondió que sí... Ya no vivía... era una lástima... Y siguió el señor Blanco, que así se llamaba: "Hace mucho tiempo que no sé nada de Argüelles..., Respondió Ibero con ingenua veracidad que en el mismo caso estaba él... Dijo después el anciano: "De Toreno me acuerdo perfectamente... Me parece que le estoy viendo... Aquellos hombres valían mucho, joven. Ya no hay hombres como aquéllos... Yo los traté á todos... Fuimos amigos entrañables...

Sin duda el pobre señor no regía bien de la cabeza, porque varió súbitamente de conversación, diciendo: "¿Es usted aficionado á

la música, joven?... Porque convendrá usted conmigo en que no ha nacido otra cantante como la Malibrán. Soy muy amigo de su hermano, Manuel García. En mi casa come todos los domingos... Yo sostengo que todas estas Pattis y todas estas Pencos no valen lo que el zapato de María Malibrán... Dígame otra cosa: ¿Espartero está bueno? ¿Vive todavía en Logroño?, Sin esperar respuesta, cambiando súbitamente de conversación, le dijo que si se proponía visitar todo lo notable de aquella gran capital, no dejara de ver la parca de Hampton Court, y los instrumentos de tortura que se guardan en la Torre de Londres... y que, según parece, eran los regalos que á Inglaterra llevaba la Armada Invencible.

Despidióse Ibero del venerable y simpático viejecito. Inmediatamente, el caballero que al entrar le recibiera, español neto por el lenguaje y el tipo, le manifestó que podía disponer del crédito abierto á favor suyo por el señor Santa María. Pidió y 'tomó Santiago cuatro libras para ir viviendo, y se retiró muy satisfecho y agradecido. El resto de la jornada lo empleó en tomar su lunch, en ver San Pablo y recorrer después toda Oxford Street, en rodear Hyde Park dando la vuelta completa á la Serpentine, y admirando el lujo de los paseantes en coche, á caballo y á pie.

En los siguientes días no pudo el riojano evadirse de acompañar á Nonell en las diligencias para el alistamiento del vapor mis-

terioso. Conoció en estas faenas á varios mareantes catalanes y mallorquines, que con el propio objeto estaban en Londres. Asimismo pudo observar la variedad de hombres y razas que hormigueaban en los apartados cantones del East End. La diversidad de lenguas en aquella Babel á flor de tierra era otro motivo de sorpresa y asombro. Oyó Ibero su lengua propia, la italiana y francesa, y otras que le sonaban como jerigonza ininteligible. Vió tipos griegos, turcos, egipcios, australianos; vió á los que traen las sederías y el té de China, las perlas de Ceylán, las plumas y pieles africanas, el oro de California, las quinas de Arauco, el tabaco de Cuba, las esmeraldas del Perú, y las fieras y alimañas que de todo el mundo vienen á ocupar su celda en el Arca de Noé llamada Jardín Zoológico.

Los amigos españoles ó ingleses con quienes hubo de intimar aquellos días, iniciaron á Ibero en el pasatiempo de las tabernas, mas sin lograr que tomase afición á las fuertes bebidas que allí se usan. La ginebra le repugnaba; transigía con el small whisky, aumentando la dosis de agua para atenuar considerablemente la graduación alcohólica. En los bar y cantinas, más que con la bebida se embriagaba con la conversación, si encontraba españoles, franceses ó catalanes. A la charla de los ingleses atendía para habituar su oído al idioma británico, cuya fonética era para él una música bárbara... En aquellas sesiones tabernarias

surgían á menudo disputas que alguna vez acababan en pendencias y choques violentísimos. Ibero, por lo común, no rehuía su intervención en estas trapisondas, movido de su carácter impetuoso y de las aficiones guerreras de su niñez, que en momentos graves casi siempre reverdecían. Nonell le atajó más de una vez, librándole de com-

promisos y lances peligrosos.

Una noche de sábado, en un tabernucho de Whitechapel, hallándose con amigos franceses y catalanes, y turbamulta de ingleses que bebían como cubas y vociferaban como demonios, estalló una cuestión entre un francés y un griego: la disputa empezó por nada, y rápidamente se trocó en furibunda trapatiesta. Intervino Ibero con ideas de paz; pero de improviso metióse en el ruedo un maldito irlandés que solía gallear con insolencia en aquellas reuniones, y al verle junto á sí, el riojano alavés perdió la serenidad. Aquel hombre, que noches antes había soltado palabras despectivas y canallescas en un castellano soez aprendido en los muelles de Gibraltar, le cargaba lo indecible; sentía ganas hondas, instintivas, de darle dos patadas.

Pues, señor... llegó el bravucón irlandés despotricando en bárbaro lenguaje híbrido... Algún brutal injurioso disparate dijo de los españoles; mas la frase quedó bruscamente cortada por el tremendo bofetón que Ibero le descargó en mitad del rostro... ¡Inmenso tumulto, greguería espantosa! El irlandés

volvió contra Ibero esgrimiendo los puños como mazas de hierro; otros dos boxeadores se abalanzaron sobre el español, que se vió precisado á sacar su navaja, aprestándose á una defensa rabiosa... Sabe Dios lo que habría pasado allí si al estruendo no acudiese la policía que rondaba la calle. Un policeman echó la zarpa á Ibero, ordenándo-le que entregase el arma; otro agarró al irlandés, ligeramente herido de navaja en el brazo izquierdo. Los boxeadores quedaron también detenidos, y... ¡hala! ¡todos á la cárcel!

La gran desdicha de Ibero aquella noche fué que no estaba presente su amigo. Este llegó minutos después del suceso. Corrió detrás de los policemen que llevaban á los delincuentes... fué al depósito de prevención... Enteróse allí del caso legal, que era delicadísimo por la herida de arma blanca que ostentaba como un trofeo judicial el gandul irlandés. Salió consternado Nonell, diciendo para su capote: "¡Pobre Iberillo, ya tienes para un rato!,"

## XXVII

La primera diligencia de Nonell para sacar á Íbero de aquel mal paso, fué visitar á Clavería. El emigrado español y los amigos que con él vivían se inhibieron del asunto. Ni ellos ni Prim podían dirigirse al Cónsul en demanda de protección para un compatriota que, por cuestiones de naturaleza criminal, había de comparecer ante los tribunales... Era un grave compromiso. Aguantara Ibero su detención y la sentencia que le viniese después ¿Quién le mandó emborracharse y meterse en líos? El primer deber de la emigración política es no faltar á la hospitalidad. Ibero había faltado, hiriendo á un súbdito inglés... Por último, no queriendo cerrarle los horizontes de salvación, dijeron á Nonell que viera con tal objetoá los señores Blanco Brothers en la City, para quienes el riojano trajo de París carta de recomendación y crédito.

Pasaba el buen don Jesús las horas del día y parte de las de la noche en la casa de Ruiz Zorrilla, en otra donde vivía Gaminde, y en la de Prim (Paddington). El General recibía por la mañana á los que más directamente le ayudaban en su trabajo, Zorrilla y Pavía. Juan Manuel Martínez y Milans del Bosch entraban á todas horas. Para

unos y otros tenía el General una frase afectuosa; para todos una previsora reserva, amargo fruto de los desengaños. Nunca fué el de los Castillejos tan poco expansivo, nunca tan tardo y perezoso para levantar los velos del inmediato porvenir. Y no obstante, el silencio de Prim no amortiguaba la confianza de los españoles proscritos. En todas las almas abría la esperanza sus rosadas florecitas. La voz de la fatalidad política, secreteando en los corazones, les decía que la histórica mole se desplomaría pronto. En tanto, la salud de Prim no era buena: los heróicos esfuerzos seguidos de fracasos, los acelerados y angustiosos viajes, los obstáculos dilatorios que á cada paso surgían, el desaliento de los partidarios, la indolencia de algunos, la ingratitud de otros, quebrantaron su naturaleza física. Pero de todo sabía triunfar el templado espíritu del caudillo, su tesón admirable, que de la dureza de los hechos sacaba nuevo raudal de energía.

La vivienda del General era una linda casa burguesa, confortable, pulcra, discretamente elegante, situada en uno de los más hermosos barrios del Oeste. La Condesa de Reus (doña Francisca Agüero), y los hijos, Juan é Isabel, compartían con el grande hombre las amarguras del destierro y las asperezas de la conspiración. Componían la servidumbre más inmediata al General dos hombres: un ayuda de cámara, francés, llamado Denis, pequeño de cuerpo, alegre de rostro, y un italiano alto, rubio, de gallarda

figura, á quien llamaban Antoni. El primero llevaba muchos años al servicio de Prim; estuvo con él en las campañas de Africa y de Méjico, y sentía por su amo respetuosa adoración; el segundo le fué recomendado en Italia: era de los Mil de Marsala, y entró al servicio de Prim con nota ó fama de bravura, honradez y fidelidad. Por su porte y modales, era un maître d'hotel distinguidísimo.

Saca el narrador á cuento estos caracteres secundarios por un suceso acaecido en la casa de Prim, avanzado ya el mes de Agosto, y que tuvo relación subterránea con la Historia pública. De tiempo atrás, los-emigrados que comunicaban á Prim las obscuras tramas revolucionarias, venían notando que algunas noticias transmitidas al Jefe con exquisitas precauciones, eran conocidas en Madrid y en la Secretaría privada de Gobernación. Sagasta y Martínez desde París, Zorrilla desde Bruselas, manifestaron al de Reus la sospecha de que en la casa de Paddington había un geniecillo maléfico que sustraía las cartas... Prim lo negó terminantemente. "Toda carta que recibo—les dijo,—la leo dos veces para enterarme bien y contestarla, y en seguida la rompo., En la segunda quincena de Agosto, las sospedada de la carta que recibo discontentar de la segunda quincena de Agosto, las sospedada de la carta que recibo de la chas de los amigos tomaron cuerpo, y una prueba evidente vino á darles plena confirmación. Había recibido Sagasta en París una carta del agente revolucionario en Marsella, señor Cuchet; otra de Arístegui, el agente en Sevilla, y ambas remitió á Prim, el cual,

después de contestarlas, las rompió como de costumbre. Pues bien: á los pocos días, las dos cartas con la de Sagasta eran recibidas en nuestro Ministerio de la Gobernación.

Don José Olózaga, que por soplos de un funcionario infiel (en todas partes salen Judas) tenía noticia de este caso inaudito, harto parecido á un lance de comedias de magia, trató de comprobarlo. Lanzándose por torcidos caminos, logró al fin su objeto, y ello fué por mediación de una señora, cuyo nombre se ha perdido en los intersticios de la vida histórica. Por fin, Olózaga tuvo en sus manos las cartas, y con ellas la clarísima prueba de la traición. Bien se veía que en Londres fueron rotas en pedazos, y éstos estrujados. Luego una mano aleve había recogido del cesto los trozos de papel, los había estirado, juntándolos cuidadosamente y pegándolos en una hoja en blanco... Olózaga copió los párrafos más significativos, y formando con ellos una rica documentación testifical, la envió á Sagasta para que éste hiciera comprender á Prim que tenía la serpiente en su casa. La comunicación de don José Olózaga fué llevada de París á Londres por don Juan Manuel Martínez... En presencia de la terrible verdad, Prim quedó mudo; la lividez verdosa de su rostro daba espanto. Con interjección rotunda, exclamó en voz queda y trágica: "¡El italiano...!"

Seguros de que la labor criminal no tenía interrupción, concertaron el plan más certero para sorprender al Judas. La hora más

propicia estaba próxima. Por Denis supieron que todas las tardes, en cuanto el General salía de paseo, Antoni se encerraba en su cuarto del piso segundo. ¿Qué hacía en sus soledades? Nadie lo sabía... El General y su amigo dispusieron dar el golpe con las precauciones necesarias para un éxito seguro. Salió toda la familia á dar su paseo de costumbre por Hyde Park; acompañábala Juan Manuel. Al cuarto de hora, éste y Prim entraron sigilosamente en la casa por el patio trasero... Allí quedó Martínez; el General avanzó hacia el interior, y subiendo la escalera despacio, con pie gatuno, preparóse para la sorpresa, que había de ser

decisiva y cortante.

En los tiempos de su juventud militar y aventurera, hubo de adquirir Prim una costumbre que conservó hasta su muerte. Usaba un cinturón de cuero, y en la parte posterior de éste llevaba bien sujeto y envainado un puñal. Escalones arriba, pisando quedo, sacó el arma... llegó á la puerta del cuarto en que Antoni se encerraba, y no se entretuvo en llamar, ni se cuidó de que la puerta estuviese cerrada con llave o sin ella. De un puntapié vigoroso, la puerta quedó de par en par abierta. Antoni sué sorprendido en la tarea de pegar los pedacitos de cartas sobre un papel blanco. Al ver entrar al amo en aquella actitud, la cara verde, los ojos fulgurantes, el puñal empuñado en la mano derecha, no pensó ni en disculparse ni en confesar su delito. Prim no

le dió tiempo á las gradaciones que conducen del crimen al arrepentimiento. El hombre cayó de rodillas, y antes de pronunciar el yo pequé, prorrumpió en súplicas de perdón con terror lacrimoso. El General cayó sobre él como un tigre. y apretándole el pescuezo hasta que el italiano echó fuera gran parte de su lengua mentirosa, alzó el puñal como si matarle quisiera de un solo

golpe en aquel mismo instante.

Antoni, congestionado, pedía perdón más con la mirada que con la voz. Prim le dijo: "Villano, traidor, podría yo matarte; podría enviarte á Italia á que te mataran los que me engañaron haciéndome creer que eras hombre honrado y leal... Pero no mancharé, no, mis manos con tu sangre... quiero dejar tu vida en la ignominia... Tu castigo es continuar siendo lo que eres, y el mal que me has hecho lo pagarás repitiendo lo que hiciste "... "Levántate — dijo después, poniéndose en pie. - ¿A quién das las cartas? Responde pronto., Compungido contestó el italiano: "Al Embajador, señor Duque de Vistahermosa., Le cogió don Juan por las solapas, y sacudiéndole furiosamente sin soltar de su mano el puñal, le dijo: "Tu vida está pendiente de mi voluntad. Muerto eres si no haces lo que te mando. A la menor infracción de las órdenes que voy á darte, perecerás sin remedio... Escúchame: seguirás en mi casa sirviéndome con las mismas apariencias de fidelidad; seguirás siendo espía del Duque de Vistahermosa... Yo

y tú vamos ahora en un acuerdo perfecto. Yo, como antes, arrojaré en el cesto las cartas que reciba; tú continuarás recogiendo los pedazos y pegándolos conforme hacías cuando entré á sorprenderte. Reconstruirás cuidadosamente las cartas, y seguirás entregándolas al Embajador de España, y cobrando lo que este señor te pague por tu servicio... ¿Te enteras bien de lo que te

digo?,,

Puesta la mano sobre el corazón, y acentuando sus trémulas palabras con movimientos de cabeza, hizo *Antoni* protestas de servil obediencia á lo que su amo le ordenaba. No dándose Prim por satisfecho con esta medrosa contrición, reiteró sus amenazas de muerte en la forma más terrible: Terminó con esto la escena... Dejando al italiano bien vigilado, don Juan Prim se dejó cepillar por *Denis*, cogió su sombrero y se fué con Martínez á *Hyde Park*, á seguir su paseo con la familia.

La Historia se precipitaba impaciente; las ideas corrían á engendrar los hechos; la Libertad, harta ya de tentativas espirituales y de amenazas aéreas, ansiaba dar al mundo un sér efectivo, un engendro cualquiera, ya fuese bien formado, ya monstruoso. Cuantas noticias llegaban de España en los últimos días de Agosto y primeros de Septiembre, daban ya por rematada con todos sus perfiles la máquina revolucionaria. Un contratiempo, no obstante, desconcertó por unos días á los emigrados londinenses. Fué

que dos días antes del señalado para la salida del buque misterioso, que había de traer á los Generales deportados, la casa consignataria se percató de que el auxilio á loscandiotas era una... metáfora política, y rescindió el contrato, devolviendo la cantidad entregada ya como primer plazo del flete. Felizmente, cuando los conspiradores sehallaban en lo más recio de aquel apuro, llegó de Cádiz la noticia de que estaba concertada la expedición del Buenaventura, mandado por el capitán Lagier. Este intrépido marino y ardiente patriota traería de Gran Canaria y Tenerife á los Generales unionistas. Pero aun con esta favorable solución, Prim y los suyos no descansaban de sus inquietudes, pues forzosamente habían de fletar otro vapor para llevar á Cádiz á los oficiales proscritos, residentes en Inglaterra y Francia.

Nuevos entorpecimientos rindieron, pues, aquellas firmes voluntades, que no hay obstáculos tan enojosos como los que origina la escasez de dinero. El tesoro de la Revolución hallábase en lastimosas apreturas... Era indispensable socorrer á los emigrados pobres, que no podían quedar abandonados en tierras extranjeras. La solución de este problema aritmético la dió la Condesa de Reus, generosa y magnánima, decidiéndose á empeñar una joya de gran valor... Resultó después que tan nobles esfuerzos eran insuficientes, pues de improviso surgieron gastos imprescindibles... Por fin, los ban-

queros Blanco Brothers, entusiastas amigos de España y de la Libertad, facilitaron cuanto fué menester para el saldo definitivo

de la emigración.

Desconsolado Nonell por el fracaso del buque fantasma, desahogaba su pena con el amigo Clavería, el cual le animó de este modo: "No llores por aventuras románticas. Más seguro y tranquilo irás en este otro vapor, que creo es de los Macandrews, y que me llevará á mí y á los demás jefes y oficiales. ¡Quiera Dios, Nohell amigo, que nos salga todo tan bien como está planeado y presupuesto, y que al rendir nuestro viaje, veamos á España feliz, en el goce de todas las libertades!..

A las preguntas que con vivo interés le hizo sobre las cuitas de Santiago Ibero, contestó Nonell: "Ya salió de chirona, gracias á los señores *Blanco Hermanos*, que se han interesado por él. Para mí, que don Manuel Santa María escribió á estos Blancos diciéndoles: "Caballeros, cuiden de ese chico travieso y valiente, y mírenle como si fuera de mi familia. Y así lo han hecho... Me ha contado Ibero que en la cárcel no le trataban mal. La semana pasada le llevaron al juicio, y yo fuí con él por animarle y cuidar de que declarara por derecho... ¡Qué comedia! Aquellos tíos de las pelucas nos ma-rearon en grande. Vengan preguntas y más preguntas. Que si tal, que si fué, que si sacó la navajilla... Santiago contestaba por intérprete, y todo lo que dijo estuvo muy en su punto. Para no cansar, los guasones de peluca sentenciaron libertad y una corta compensación al herido. Yo le hubiera dado por compensación cincuenta palos... Ibero está contento: hace un rato le dejé en casa de los Blancos; no sale de allí; les ha caído en gracia. Díjele que vendría con nosotros en el *Macandrews*, y me ha contestado que no; él irá en el barco en que vaya Prim, aunque tenga que ir pelando patatas ó fregando la loza... Oiga usted, mi Coronel, ¿cuándo sale el General? ¿En qué vapor embarcará?

—No lo sé—respondió Clavería,—ni me atrevo á preguntarlo á nadie. Ese es el secreto último, el secreto capital, la clave...,

Llegó Ricardo Muñiz á Londres con las disposiciones postreras del plan, acordadas en Cádiz y en Madrid, y al día siguiente volvió al continente, y sin detenerse en París siguió á Bayona, con órdenes para Damato, Moriones y Montemar. No tardó en salir Juan Manuel Martínez, que no había de parar hasta Madrid; llevaba instrucciones definitivas para Olózaga, Cantero, Moreno Benítez y Escalante, que formaban la Junta central... Pavía, Milans del Bosch, Gaminde y otros muchos, partieron en el vapor fletado; Clavería no, pues á última hora se le mandó á Burdeos, para desde allí acudir á Santander y Santoña... En fin, toda la hueste conspiradora se movilizó con admirable orden y prontitud... El 12 de Septiembre muy temprano, por la estación de Waterlóo,

salió Prim para Southampton. Con él iban Sagasta, Ruiz Zorrilla y el fiel Denis. El mismo día por la tarde embarcó en el magnífico trasatlántico Delta, de la Mala Real

Inglesa.

Entró Prim á bordo vestido con la librea de los Condes de Bark, señores franceses amigos suyos, que con este donoso tapujo le facilitaban la salida de Inglaterra y la llegada á Gibraltar. Para sostener la ficción, fué alojado Prim en cámara de segunda, con Denis. En segunda iban también Zorrilla y Sagasta, que habían tomado su pasaje como viajantes de comercio, sin infundir sospechas. Y la salida de Prim se tramó con arte tan discreto y sigiloso, que ni la policía inglesa ni el Émbajador de España tuvieron la menor noticia. La estafeta traidora del italiano Antoni, que antes dañó á la Causa, hízole ahora un gran servicio. El espía de Vistahermosa, reducido por las amenazas de muerte á engañar á quien le pagaba, seguía recogiendo del cesto cartas amañadas, falsas invitaciones á giras campestres, y á paseos marítimos en Brighton ó isla de Wight. Los pedacitos, cuidadosamente des arrugados y pegaditos en un papel, iban á parar á la Embajada, y de allí salían para Madrid. Por esto, cuando Prim iba de viaje, cuando estaba ya en Gibraltar y aun en Cádiz, González Bravo decía sonriente y confiado: "No hagan ustedes caso de noticiones absurdos. El hombre sigue en Londres... No puede haber duda: aquí está la prueba.,

Partió el Delta majestuoso, con sin fin de pasajeros para la India y escalas. En la espléndida cámara de primera, familias inglesas, ricachonas, se disponían á un viaje divertido, comiendo cinco veces al día, y entreteniendo las restantes horas con lecturas, música y otros pasatiempos. Hechos á las largas travesías, los ingleses viven á bordo como en tierra, y consideran el mar como un elemento que en toda ocasión les es propicio: por esto lo han dominado, convirtiendo al buen Neptuno en un manso amigo de Albión. En la cámara de segunda, el hombre de los Castillejos violentaba su carácter señoril acomodándose á la inferioridad del alojamiento y trato, y proponiéndose no salir del camarote hasta Gibraltar, con lo que podía soñar despierto en la magna empresa ó aventura que su indomable corazón aco. metía.

La primera noche de viaje fué mediana. A excepción de *Denis*, que era insensible al cambio de elemento, los españoles de *segunda* sintieron las molestias del mar. Prim cayó por la mañana en profundo sueño, que fué sedación de la horrible cansera mental de los últimos días en Londres; Zorrilla, despierto, consultaba con las almohadas de la litera sus atrevidos planes re volucionarios, suficientes á volver del revés toda la vida nacional; Sagasta, que había dormido por la noche, fué desde el amanecer el más valiente: había echado de su cuerpo la bilis sobrante; se confortó después

con café; más tarde añadió el superior confortamiento de un gin-cok-tail, y ávido de aire y luz, que son la mejor medicina contra las molestias del mar, subió á cubierta. Vió en la toldilla señoras y caballeros que arrellenados en butacas de mimbre ó de lona, leían ó charlaban. Ya el *Delta* había montado la punta de Ouessant, en Francia, y llevaba rumbo á Toriñana. El día era espléndido; la mar, muy llana y apacible. Sagasta disfrutó del puro ambiente, y hallándose en sosegada contemplación del barco en toda su longitud de popa á proa, vió aparecer por la más próxima escotilla la cara, después el busto y cuerpo, de un joven que no le fué desconocido. El tal vestía chaqueta con botones dorados; al hombro llevaba una servilleta, y en la mano unos platos. Llegóse al proscrito español, y con voz afectuosa le dijo: "¿No me conoce, don Práxedes?

-Hombre, sí. Quiero recordar...

—Soy el que le llevó á Saint-Denis los pliegos del señor Santa María... y le encontró á usted volviendo del río con los cubos de agua... Soy, para servirle, Santiago Ibero.

## XXVIII

-Hombre, ya... ya recuerdo. ¿Cómo tú

aquí?

—Se lo contaré... Debo la felicidad de estar á bordo, cerca de Prim y de usted, á los señores Blanco Hermanos, que me han favorecido... Para mí no hay mayor gloria que servir á la Causa... A donde vaya Prim voy yo. Denme ustedes ocasión de hacer algo, por poco que sea, en provecho de esa gran idea...

— Bien, hijo, bien. Tú pitarás, tú pitarás. Arrimémonos á la borda, donde estaremos más aislados para charlar un poco. Cuéntame: Clavería me dijo que estuviste preso...

—Sí, señor... Pinché á un irlandés renegado que habló mal de los españoles... Fué un pronto que tuve. No pude contenerme. Quince días de aburrimiento, de congoja... y sin saber lo que sería de mí!... El trato de la prisión no era malo. Me daban bien de comer, y me permitían escribir á mi mujer y recibir las cartas de ella.

—;Tu mujer!—exclamó Sagasta riendo,—

¿Pero eres tú casado?

—Casado precisamente, no. Pero para mí y para ella es lo mismo. Somos felices.,

Agradeció Ibero la benevolencia de Sagasta, que escuchaba risueño. Con el mis-

mo regocijo había escuchado el señor Santa María la picaresca historia de su dependien. te. "Le contaré-dijo Santiago,-cómo he podido colarme en este vapor. Al verme preso, escribí á mi principal, y éste repitió á los señores Blanco la recomendación de mi persona, rogándoles que hicieran por devolverme la libertad... Don Jaime Blanco, que es el más joven de la casa, nieto del viejecito don Félix, me tomó afición; fué á visitarme en la cárcel dos ó tres veces... le conté mi historia... También se reía... Cuando me ví libre, dije á mis favorecedores que mi mayor gusto sería embarcarme en el vapor que llevase á España al General Prim. El día 10 supieron los Blancos que don Juan embarcaría en el *Delta*. Y vea usted por dónde la Providencia me favoreció, colmando por el momento todas mis ambiciones. Un día, explicándole yo á don Jaime Blanco por quinta vez mis manías patrióticas, me dijo lo mismo que usted hace un rato: Tú pitarás. Y he pitado y pito, porque don Jaime está casado con la hija del proveedor de la Mala Real Inglesa, un Mister Prescott que tiene á su cargo el servicio de fondas de todos los vapores de la Compañía, y el personal de mayordomos, despenseros, camareros y limpia-platos... ¿Verdad que he tenido suerte? Todavía me parece sueño... Esta mañana le serví á usted el café, señor don Práxedes, y no me conoció...

—Hay poca claridad en la cámara—dijo-

Sagasta, recogiendo su sonrisa y poniendo

en su rostro ligera expresión de severidad.— Esa travesura que me cuentas, el colarte aquí para ir á Gibraltar con nosotros, podría tener, á pesar tuyo, algún inconveniente... ¿Ese proveedor de los vapores, á quien debes tu colocación, sabía que Prim embarcaba en el Delta?

—No, señor: nadie más que don Jaime Blanco lo sabía. Mister Prescott me admitió como ayudante de camarero, hasta Gibraltar nada más, por estas razones que le dió don Jaime: que yo servía en un barco español naufragado en Bristol; que tengo mi familia en Algeciras: que carezco de recursos para volver á mi país. Esto y más le dijo...

pero nada de Prim ni de política."

Sin darse por convencido absolutamente, inclinábase don Práxedes á recibir por buenas las razones del riojano, y á creer en su lealtad. No dió á Ibero formal promesa de apoyarle en su pretensión de ser incorporado á los acompañantes de Prim; pero le ofreció consultar el caso y darle respuesta definitiva antes de llegar á Gibraltar. Separáronse después de esto, pues su conversación era ya demasiado larga, y Sagasta se volvió á su litera, de donde ya no salió en todo el día.

En el siguiente, navegando á lo largo de la costa de Portugal, Ibero se dió á conocer á Ruiz Zorrilla, dentro de la cámara, aprovechando una ocasión en que nadie podía escucharles. Don Manuel recordó la fisonomía del joven emigrado, y los encomios que

de su ardimiento y fidelidad á la Causa le había hecho por escrito Santa María. No fué preciso más para que se estableciera entre ambos revolucionarios, el grande y el chico, una corriente de simpatía y confianza. "Aunque contamos con la Marina-dijo don Manuel en el tono sigiloso que era ya un hábito por el largo ejercicio de la conspiración,—yo me mantengo reservado... Si me preguntan por qué desconfío, contestaré que estas cosas no pueden razonarse. En los Cuerpos armados hay muchos liberales de buena fe, que en los acaloramientos del patriotismo prometen lo que después, en las frialdades de la ordenanza, se queda sin cumplir... Sabemos que el mes pasado estuvo la Zaragoza en Lequeitio; que la Reina, con la mar picada, fué á visitar el barco... Doña Isabel no se marea nunca: lo que hace es marearnos á todos... Pues á bordo de la Zaragoza la obsequiaron los señores marinos, y el bravo Malcampo le rindió los homenajes de ritual... ¿Quedó Malcampo, después de la visita regia, en la misma disposición que tenía antes de ir á Lequeitio?... Te advierto que Topete, Malcampo y Prim apenas se han tratado. Pronto hemos de ver lo que de esto resulta... Entiendo que mañana llegaremos á Gibraltar... Tú, si no te doy órdenes en contrario, te arrimas á mí, como si fueras criado mío, y trasbordaremos á una lancha, á otro vapor... todavía no lo sé... Aún estamos en la esfera de lo desconocido, de lo dudoso...¿Cuándo entraremos en lo cierto?,, Suspiró, y llamado por

Denis, se fué al camarote de Prim.

Un ratito de palique tuvo Ibero con el bondadoso franchute, criado del General. Oyéndole hablar español, quiso Denis meterle los dedos en la boca para que vomitase su nombre, condición y lo demás que al parecer ocultaba; pero Santiago no se dió á partido, y supo hacer la comedia de que ignoraba la jerarquía y calidad de los pasajeros á quienes servía. El de Reus continuaba invisible... El tiempo empezó á ponerse fosco á la altura de Lisboa, y cuando el Delta, al atardecer del 15, asomaba las narices al Cabo de San Vicente, recibió la bofetada de un levante frescachón, que fué aumentando en violencia cuanto más se aproximaba el vapor á la boca occidental del Estrecho. Con balances molestísimos para todo el pasaje llegó á la bahía de Gibraltar en la mañana del 16... Al punto atracaron multitud de botes y lanchas. Entraban los de Sanidad y la Policía del puerto; salían pasajeros que habían terminado su viaje; invadían el vapor mercaderes de fruta, chamarileros, ganchos de fondas. En la gran confusión de cubierta, vió Ibero á don Juan Prim con traje usual de paisano, despidiéndose de los Condes de Bark; vió á Sagasta y Zorrilla, y á éste se arrimó, aliviando á los dos de las maletas que cargaban.

Vestido aún de la chaqueta azul de camarero, Santiago se abrió paso, á codazo limpio, entre la densa multitud... Llegó á verse

muy cerca de Prim, á quien expresivamente saludaron dos señores que acababan de subir á bordo: en uno de ellos, alto, picado de viruelas y con gafas ahumadas, reconoció á don José Paúl y Angulo; al otro no conocía: después supo que era el Coronel Merelo... Con trabajo llegó Ibero á la escala: delante de él iba Denis, agobiado de diferentes bultos. Al fin pusieron el pie en una lancha; vió á Zorrilla y Sagasta que pasaban de una embarcación á otra... El General, Paúl y tres más, acomodáronse en un bote con dos remeros. Un hombre que empuña. ba la caña del timón, hizo señas á Sagasta, indicándole una lancha con toldo, tripulada por cuatro hombres... Hacia allá fueron saltando de borda en borda. Al fin, en la confusión se iniciaba un orden relativo... Entre tantas voces, una enérgica frase dis-puso la salida del bote y la lancha bogando en dirección determinada... Iban con rumbo contrario al muelle; se aproximaron á un vapor, cuyo nombre, pintado en la aleta de estribor, leyó Ibero: Alegría Cádiz.

Sin duda, aquél era el barco que debía conducir á Cádiz al General y á sus amigos....Notó Ibero gozoso que Denis le miraba risueño; además, al encaramarse en la escala, le confió parte de los bultos que llevaba, encargándole mucho cuidado. Uno de éstos era un lío como de bastones ó paraguas enfundados. Por la forma de algún objeto, comprendió Santiago que iba allí la espada de los Castillejos. ¡Adelante, arriba!

Sobre cubierta, mientras Prim y sus amigos desaparecían en la cámara, Ibero y el francés cuidaron de reunir, junto al mamparo más próximo, el equipaje del General, las maletas de Zorrilla y Sagasta, añadiendo las de los criados... Y cuando los marineros del Alegría trataban de bajar todo á la cámara, salió de ésta Zorrilla y les dijo: "Dejen eso aquí, pues es fácil que hagamos otro

trasbordo.,

En tanto, Denis seguía tratando á Ibero como de la casa. Sin duda don Manuel había garantizado la fidelidad del mozo riojano, llevándolo á su servicio, que era como ir al servicio de Prim. En la cámara celebraban animada conferencia el General y sus amigos con los que de Cádiz habían venido en el Alegría: don José Paúl, el Coronel Merelo y un paisano llamado La Rosa. Ni Denis ni Santiago pudieron enterarse de lo que allí se trató: tal vez el criado francés, que repetidas veces entró en la cámara, pudo coger al vuelo alguna frase reveladora del sentido de la conferencia: mas al salir nada dejó entender á su compañero. Ignoraba, pues, Santiago que los jefes de la Escuadra hacían saber á Prim, por conducto de aquellos tres señores comisionados al efecto, que no debía presentarse en Cádiz, ni personarse á bordo de la Zaragoza, hasta que llegasen de Canarias los Generales unionistas, que había de traer el Capitán Lagier en el Buenaventura. Ya sabía Ibero por un marinero del Alegría, harto comunicativo y charlatán, que el Buenaventura había salido de Cádiz el 8, llevando de sobrecargo á don Adelardo Ayala... Estaría de vuelta sobre el 18 ó el 19, salvo impedimento de mar, ó dificultades para el embarque de los Generales en las costas del Ar-

chipiélago.

La discusión fué muy animada en la cámara del Alegría. Por conducto de los comisionados, Topete y Malcampo decían á Prim que se detuviera en Gibraltar. La Escuadra no debía, según ellos, dar el grito, mientras no estuvieran reunidas en Cádiz todas las espadas revolucionarias. No se conformaba con esto el impetuoso General. Con poderes de éste, el Capitán Lagier, al partir para Canarias, había convenido con Topete en que la Escuadra recibiría á su bordo al primero de los caudillos que llegase, efectuando sin dilación el pronunciamiento. Faltaba, pues, Topete á un compromiso por él contraído, y además ponía en grave peligro el éxito de la sublevación dilatándola indefinidamente, pues no era posible determinar cuándo recalaría el Buenaventura, ni había seguridad absoluta de que trajese á los Generales. Los mismos que eran mensajeros de la Marina opinaban contra la excesiva precaución de Malcampo y Topete. Se corría el riesgo de que la goleta Ligera llegase de Málaga de un momento á otro, y no se había contado aún para la revolución con el comandante de aquel barco de guerra... Hallábanse, además, el General

y sus amigos expuestos á una desagradable

visita de la policía inglesa.

El más fogoso, inquieto y levantisco de los comisionados, don José Paúl y Angulo, no sólo se mostró contrario á la cuestión de etiqueta planteada por los jefes de la Marina, sino que propuso al General desatender resueltamente la indicación de aquéllos. Y como se recelaba que el viaje en el vapor Alegría había de ser peligroso á la salida de Gibraltar, y más aún al entrar en la bahía de Cádiz, él y su hermano don Francisco habían dispuesto que el General y sus amigos embarcasen en otro vapor. Al efecto, entraron en negociaciones con un rico comerciante de Gibraltar, Mr. Bland, grande admirador de Prim y entusiasta por la revolución española. Este les facilitaba un remolcador del puerto, embarcación ligera y de buena marcha, que les llevaría, como un discreto contrabando, á Cádiz y al costado de la Zaragoza. Prim, que nunca fué tardo ni vacilante en sus resoluciones, dijo: "Vámonos, y sea lo que Dios quiera.,

A poco de esto, llegó á bordo el mismo Bland, dueño del barco, y de lo que allí deliberaron resultó el acuerdo de salir en el remolcador durante la noche. El Alegría saldría como de costumbre, siguiendo, para no infundir sospechas, su derrota ordinaria de Gibraltar á Cádiz con escala en Tánger. En el curso del día variaron los pareceres sobre si todos irían en el Adelie, ó sólo el General con Sagasta y Zorrilla.

Por fin se decidió que con Prim irían tan sólo los amigos que le habían acompañado en el Delta, y además Paúl y Denis. No que dó poco desconsolado Santiago Ibero cuando Zorrilla le notificó que no embarcaría en el remolcador. Adverso se le mostraba el Destino en aquel punto, pues su ilusión más viva era ir junto al gran caudillo y los dos paisanos que casi actuaban ya como ministros de la Causa. Y aun la separación del buen Denis le causaba pena, pues con un corto trato ya le estimaba y tenía por amigo. Se acordó, por último, dejar los equipajes en el Alegría, donde era más fácil ocultarlos en caso de que algún buque guarda costas intentara reconocimiento.

En resolución, á la madrugada zarpó el Adelie con las personas indicadas, cuatro marineros y un piloto. Con diferencia de pocas horas, hizo lo propio el Alegría. El Levante, que ya les zarandeaba en la bahía de Gibraltar, en cuanto rebasaron de Punta Carnero se les mostró terrible enemigo, con furioso viento y mar gruesa de costado. Entre Tarifa y Trafalgar el Adelie luchó como león marino con los refuelles del Estrecho, moderando su andar y manteniendo el rumbo como podía. En el horroroso cuneo, sus tambores iban alternativamente al cielo y al abismo. Cuando la embarcación se hallaba en la cresta de la ola, las ruedas pataleaban en el aire, y al caer en la sima de agua, creyérase que el barco y sus valientes tripulantes v la revolución española, se colaban juntos hechos una pelota en las profundidades del mar.

En esta situación, amaneció el 17 de Septiembre. El mismo día, entre nueve y diez de la noche, hallándose la Zaragoza fondeada en Puntales, los oficiales de la fragata jugaban tranquilamente al tresillo. De improviso se presentó á bordo el segundo Comandante don Francisco Castellanos, y al poco tiempo llegó don Rafael Malcampo, primer Comandante. Como solían dormir en tierra, la presencia de los dos jefes fué motivo de sorpresa en la oficialidad y en toda la tripulación. Sobre las cartas del juego interrumpido flotaron retazos de comentarios sigilosos. Alguien apuntó por lo bajo el esperado arribo de un vapor que vendría de Canarias. En estas incertidumbres y conjeturas había pasado media hora larga, cuando los oficiales sintieron que otro bote requería la escala. ¿Quién venía? El brigadier don Juan Topete, capitán del Puerto de Cádiz. Ya no quedaba duda de que un acontecimiento extraordinario estaba próximo. En el portalón recibieron los dos comandantes á Topete, el cual malhumorado les dijo: "Ríñanme; vengo con retraso., Y sin hablar más, metiéronse los tres en la cámara del Comandante.

La causa de la tardanza del valiente Comandante de la *Blanca* en el Callao, se conoce en Cádiz por una tradición perpetuada de boca en boca. Cuentan que la señora de Topete, tan virtuosa como amante de su

marido, no gustaba de que éste anduviese en trapisondas revolucionarias. Don Juan, que estaba muy atrasado de sueño, echóse en la cama á prima noche, encargando al cabo de mar que á determinada hora le llamase tirando fuertemente de la campanilla. Sospechó sin duda la dama que el ir á bordo tan á deshora no era para cosa buena, y envolvió en trapos el badajo de la campana, para que la vibración del metal no pudiese Îlegar á los oídos del durmiente. La impaciencia del cabo deshizo el femenino ardid: cansado el hombre de tirar del cordón, llamó á puñetazos con tanta furia, que poco le faltó para echar abajo la puerta. Gracias á esto despertó el buen Topete y pudo acudir á su puesto, aunque con bastante retraso.

A poco de reunirse en la cámara los jefes de la Zaragoza y el Capitán del Puerto, llamaron á la oficialidad. Topete, con palabra difícil, les dijo que el oprobio arrojado por el Gobierno sobre la Marina, ponía fatalmente á ésta... en el duro trance... de quebrantar la disciplina... Era cuestión de dignidad... cuestión de honra... Guerrero de voluntad maciza, navegante de grande acción y palabra seca, Topete no conocía más vocabulario que el de la lealtad; no encontraba las voces con que se ha de expresar lo contrario de aquella virtud, algo que también es respetable, pues hay sin fin de virtudes que los hombres practican conforme al mandato de las circunstancias. En su auxilio fué Malcampo que dijo: "La Marina no puede

ser indiferente á los males de la Nación; la Marina es un organismo nacional... ha recibido de los últimos ministros del ramo desaires sin cuento, humillaciones..., Con éstas y otras vagas formulillas, salieron al fin del paso los dos Comandantes, y terminaron diciendo á sus subordinados que si alguno se sentía desconforme con el pronunciamiento de la Marina, á tiempo estaba para retirarse á su casa. Un oficial se permitió suplicar á los jefes que fijaran el punto hasta donde había de llegar la Marina en su protesta ó rebelión, pues no resultaba esto bien claro. Volvió á tomar la palabra Topete para decir, con rudeza premiosa, que la Marina no iba contra el Trono... el Trono ¡ah! sería respetado... Se aspiraba no más que á un cambio de Gobierno, á un cambio radical de política... Con las explicaciones de unos y otros, prolongóse un rato la conferencia, y estando aún reunidos todos en la cámara. sonaron fuertes voces fuera del barco...

Las voces decían: "¿Es ésta la Zaragoza?...; Zaragoza, un bote; pronto... echar-

nos un bote!,

Acudieron todos á la borda; en la obscuridad de la noche distinguieron el bulto de una embarcación no muy grande. Malcampo reconoció el remolcador de Bland, y ordenó al instante que acudiese un bote á los que llamaban con tanto apremio. Momentos después, el bote atracaba á la escala, y por ésta subía don Juan Prim, seguido de sus compañeros.

"Creí que no llegábamos nunca—dijo Prim al estrechar la mano de Topete y Malcampo.—Viaje malísimo... muertos de hambre...,

## XXIX

Al poner el pie en la cubierta de la Zaragoza, Prim no disimuló su júbilo. Topete y Malcampo, guardando al General la debida cortesía, permanecieron un rato vacilantes y cortados, sin encontrar en su pensamiento la fórmula de las congratulaciones para casos como aquél, más frecuentes en las comedias que en la vida. No esperaban á Prim tan pronto; esperaban á los Genera-· les traídos de su destierro de Canarias. Cambiado por el acaso, ó por lo que fuera, el or-den de las cosas, se les desconcertaban las ideas y hasta el vocabulario. No podían decir á uno lo que cada cual llevaba preparado en su caletre para decirlo á otros... Creyéra. se que el inesperado huésped entraba en la fragata como un golpe de mar, alterando por un momento la estabilidad... de los perplejos tripulantes.

Reunidos marinos y paisanos en la cámara del Comandante, antes de meterse en deliberaciones se acudió á reparar las fuerzas de los que llegaban de una travesía penosa y sin víveres. Como nada se había preparado á bordo, la cena de Prim y los suyos fué modestísima y fiambre. Naturalmente, al compás del comer, la conversación animada y picante, en términos de franca amistad, fué sacando de cada alma pensares y sentires que, si en algunos puntos disentían, en otros admirablemente concordaban. Con pie de gato asustadizo pasaron sobre las ascuas del candidato al Trono, en el caso de que éste quedase vacante. La infantil ingenuidad de Topete y su palabra marinera y balbuciente, podían poco cruzándose con la convicción ardorosa y la palabra de acero de Prim; menos podían aún frente á la esgrima de un polemista tan experimentado como Sagasta. La idea de remitir la espinosa cuestión dinástica al supremo criterio de la Soberanía Nacional, acogiéndose á la socorrida receta de Espartero, iba penetrando en el ánimo de los marinos, que así se encontraban con un· buen emoliente que aplicar á sus escrúpulos v escozores de conciencia.

Discutiendo con noble sinceridad, se llegó á declarar que si los males y humillaciones de la Marina eran graves, mayor gravedad tenía el oprobio de la Patria, y que la Marina empequeñecería su protesta si la encerraba en los cortos límites del espíritu de Cuerpo. La Marina, como el Ejército, tomaría el nombre de España, envilecida ante las naciones por la Corte y la infame camarilla. Los soldados de mar y de tierra, como todo el país, sentían su rostro enrojecido por los ultrajes que á la Nación española inferían los

que más obligados estaban á mirar por su honra. Ejército y Armada, unidos al Pueblo, habían de salir á la defensa de la Madre común, escarnecida públicamente y arrastrada por el fango... De esta discusión, que Prim, Sagasta y Zorrilla caldearon hasta el rojo, salió el acuerdo de que la Escuadra se pronunciara al día siguiente á las doce. De ningún modo debía esperarse á los Generales, no sólo porque era insegura la fecha de su llegada, sino porque la efervescencia que reinaba en Cádiz exigía que no se dilatara el arrangue inicial... La revolución llenaba el ambiente y movía todas las almas; la misma autoridad, azorada y melancólica, sintiéndose impotente contra ella, á punto estaba de dar el breve paso que separa el contra del pro. Detener el pronunciamiento un día más, una hora, era exponerse á que cualquier inesperado suceso, una regresión, una falsa noticia, una voz en el aire, una china en el sendero, dieran con todo al traste. ¡Volver á empezar! ¡qué horror! Las vidas se agotaban, las voluntades rebeldes habían llegado á su máxima tensión, y ya... ó reventar ó vencer.

Penetrados de tales ideas y dispuestos á ejecutarlas, requirieron los caballeros de la Libertad un corto descanso; que ya, desde la última palabra del discutir hasta la primera claridad del amanecer, poco tiempo había de pasar. El más tardo en recogerse fué Sagasta, que en un corro de oficiales estuvo charlando hasta la salida del sol. Encendi-

das las calderas desde la madrugada, el 18, después de las faenas matutinas, se dieron órdenes para que la Escuadra dejara el fondeadero de Puntales y se aproximase á la ciudad, colocándose frente á la batería de San Felipe. Era para don Juan Prim contrariedad molesta la falta de uniforme; pero como todo tiene remedio en este mundo menos la muerte, él mismo discurrió un ingenioso arbitrio para ostentar las insignias elementales de su jerarquía militar. Mandó que con lanilla roja de banderas le hicieran una faja; se la puso, y en verdad que una vez ceñida al cuerpo y vista de lejos, todo el mundo la diputara por legítima y noble seda. Para cubrirse, tomó la gorra del oficial de Marina cuyas medidas de cabeza correspondían á las de la suya. Tocó este honor á la cabeza del ilustrado oficial don Camilo Arana. Véase cómo un gran suceso de la Historia contemporánea fué precedido de incidentes vulgares, cómicos, contrarios á toda solemnidad.

Con lenta marcha majestuosa llegó la fragata Zaragoza frente á San Felipe. Delante y detrás, formando extensa línea, fueron la Tetuán y Villa de Madrid, los vapores Isabel II, Vulcano y Ferrol, y las goletas Edetana y Concordia. A la una del viernes 18 de Septiembre de 1868, hallábanse en el puente de la Zaragoza don Juan Topete, Malcampo, Prim, y toda la oficialidad. Dióse á la marinería la orden de subir á las vergas, á los cabos de cañón la de prepararse

para el saludo, y don Juan Topete, con voz de mando estentórea, lanzó los gritos de or-denanza: ¡Viva la Reina! Siete veces fué aclamada doña Isabel por Topete; siete veces contestadas las aclamaciones por la marinería. Bien pudieron notar los oficiales que Prim cambiaba de color á cada grito. Mas no era hombre que se dejase imponer por una voluntad que en aquel caso solemne tenía por secundaria, ni consentía que sus altos pensamientos quedasen más bajos de lo que debían estar. Arriba, en el cielo mismo, había de ponerlos ¡vive Dios!, y que los señores de á bordo lo tomaran como quisiesen. Huésped de ellos era, su prisionero tal vez. Pero ningún peligro le arredraba: con una ó dos palabras pondría el remate á su gran obra y convertiría su idea en acción real. Pues á de-

cirlas ante el cielo y la tierra.

Como quien rectifica cortesmente un concepto equivocado, Prim se adelantó con esta vulgar frase: "Dispense usted, mi brigadier.," Y como un león se abalanzó al pasamanos del puente, y echando toda el alma en su voz vibrante, gritó: "¡Viva la Soberanía Nacional... viva la Libertad!, Repitió la exclamación como un conjuro mágico que desde aquel punto había de correr por toda España, despertando los corazones dormidos y resucitando las esperanzas muertas. Oído por la marinería el grito del General, ya no sonaron más los fríos clamores de ordenanza, sino que estalló un ¡viva Prim! inmenso, ardoroso, y confundido con el estruendo

de la artillería, fué repitiéndose de verga en verga y de barco en barco. El nombre de Prim y los cañonazos sonaban con giro vertiginoso como si en espiral se enroscaran... iban á perderse en la ciudad entre los alaridos de la multitud.

La fiera de la Revolución estaba ya suelta; el Trono caído y roto... Los Generales, cuando vinieran, si venían, nada podrían hacer ya para encadenar á la fiera y enderezar lo caído. Si Prim no se les hubiera anticipado, el alzamiento habría seguido rumbo distinto, que desconocemos... como no se tome el trabajo de referirlo el divino *Confusio*.

Pronunciada la Escuadra, se creyó á bordo que la Plaza secundaría el movimiento sin tardanza. No fué así: tardanza hubo. Los batallones de Cantabria no salían de sus cuarteles, y el paisanaje divagaba por las calles cantando coplas patrióticas, sin que la Guardia civil tratase de impedirlo. A media tarde empezó á llover, y lloviendo estuvo parte de la noche. El agua del cielo, ya se sabe, no favorece los movimientos populares... En tanto, llegaron á bordo de la Zaragoza los que habían salido de Gibraltar en el Alegría, y además el jerezano Sánchez Mira, capitán de Artillería retirado. Al anochecer volvieron á tierra, después de asegurar que el pronunciamiento de la guarnición sería indefectiblemente un hecho en la mañana del día siguiente 19. La noche transcurrió en Cádiz con aparente tranquilidad, aunque bajo la capa de este sosiego protegido por la lluvia ardía el espíritu de rebelión, y se trabajaba en encenderlo más. Merelo, Sánchez Mira, Bolaños y Guerra recorrían los acantonamientos, encareciendo á los paisanos la quietud hasta que llegase el momento preciso. Agregados á ellos estaba el capitán de Infantería de Marina, Borrero, que días antes logró escapar del Castillo de Santa Catalina, donde hubo de arrostrar indecibles sufrimientos y martirios hasta su evasión, que realizó jugándose la vida y casi seguro

de perderla.

À la madrugada se personaron Merelo y su acompañamiento en el cuartel de San Roque, donde se alojaba Cantabria, y con una breve arenga quedó pronunciada la tropa. Inmediatamente se dispuso reforzar con paisanos armados la guardia del Principal, ocupar todas las azoteas de la Plaza de San Juan de Dios, y que dos ó tres compañías se posesionaran de la Aduana. Uniéronse al movimiento los carabineros, y se procedió luego á poner en libertad á los patriotas presos días antes. Se dispuso que fuese un oficial á bordo de la Zaragoza á participar lo que ocurría, y al toque de Diana, la banda de Cantabria saludó la sublevación en el lenguaje musical de ordenanza: el himno de Riego.

A las siete desembarcaron Topete y Prim. Este llevaba ya su uniforme de Comandante General de Ingenieros. Fué recibido con hervor de entusiasmo, con emoción ardiente, en la cual había no poco de ternura. Diri-

giéronse á la Aduana, el histórico albergue de toda autoridad en los días famosos de los años 8, 12 y 23. Allí vivió Fernando VII. prisionero de los constitucionales, mientras Angulema bombardeaba en el Trocadero las avanzadas españolas; en aquellos balcones se asomaba, vestido de mahón, para que la plebe le manifestase un respeto que el no merecía; allí le puso en capilla el lógico historiador Confusio, y de allí le sacó entre guardias para llevarle al rebellín de San Felipe, donde le administró los cuatro tiros á que se había hecho acreedor por su perfidia. Cierto que esto de los tiros era fantástico, desgraciadamente. Quédese, pues, en los rosados limbos de la justicia ideal, y dígase que en el mismo balcón donde se asomaba Fernando á requerir los homenajes de un pueblo inocente tirando á tonto, tuvo que asomarse Prim para recibir la adhesión amorosa de un pueblo más avisado ya, y en camino de pasarse de listo.

Mientras el General se ocupaba en nombrar la Junta revolucionaria, ponderando discretamente en ella las tres familias progresista, unionista y democrática, acudió Topete al castillo de Santa Catalina, donde se había retirado el Gobernador de la plaza, General Bouligny, con la Artillería. Por fórmula le rogó que se adhiriese al movimiento; por fórmula replicó el General que no podía complacer á su amigo; resignó el mando; fué conducido por el mismo Topete á la Capitanía General; las fuerzas de Artillería

volvieron á sus cuarteles, y á la una de la tarde salieron para la Carraca. Todo iba, pues, como una seda. Los que con loca facilidad, apoyados por la Escuadra, habían sublevado á Cádiz y á la guarnición, se alababan de un éxito tan hermoso, sin derramar una gota de sangre... ¡Qué simpleza! La sangre se había derramado antes. Que hicieran la cuenta de sangre desde la noche de San Daniel, y jornada del 22 de Junio con sus severísimos castigos; que añadieran los suplicios de Espinosa, Mas y Ventura, Copeiro del Villar y otros mártires, y se vería que no hay Revolución seca. Y aún faltaban algunas venas que abrir. Clío trágica no había soltado de su mano la terrible lanceta.

Para que todo fuese dicha en aquel venturoso 19 de Septiembre, por la tarde llegó el Buenaventura. A su encuentro en alta mar salió el vapor de guerra Vulcano, que informó á los Generales de cuanto en Cádiz había ocurrido. Desembarcaron los unionistas. Nuevos entusiasmos. El regocijo y las esperanzas desbordaban de los corazones. Estos habían vivido largo tiempo en sequedad triste, y ya se llenaban de flores, que lucirían su aroma y colorines hasta que Dios quisiera. La misma tarde se dió á la imprenta el manifiesto que Ayala había escrito en el Buenaventura, y al anochecer corría por Cádiz de mano en mano. Era la proclama viril en que el poeta, fundiendo con arte exquisito la razón con el sentimiento, expresó el dolor de la Patria, y sus legítimos anhelos de recobrar la salud, la paz y el decoro; documento que puede señalarse como modelo de elocuencia guerrera y política, y que por su fuerza oratoria fué en aquellos días el rayo ardiente que corrió por toda España propagando el po-pular incendio. Por mucho tiempo conservaron los españoles en su memoria los famosos queremos de Ayala. Queremos que una legalidad común, por todos creada, tenga implícito y constante el respeto de todos... Queremos que el encargado de Jiservar la Constitución no sea su enemigo irreconciliable... Queremos que las causas que influyan en las supremas resoluciones, las podamos decir en voz alta delante de nuestras madres, de nuestras esposas y de nuestras hi*jas...* etc... Ni los Queremos de la vibrante alocución

de Ayala, ni la presencia de Prim y Serrano, saludada en calles y balcones por la frenética multitud, distraían á Santiago Ibero de su melancolía y abatimiento por no haber encontrado en Cádiz la esperada carta de Teresa. En Londres pidió á los hermanos Blanco un nombre de casa de banca ó de comercio á donde su familia pudiera dirigirle la correspondencia. Dióle don Jaime, anotada en un papel, esta dirección: Horacio Alcón y Compañía.—Cádiz, la que mandó á su amada mujer con la advertencia de que in-

mediatamente le escribiera. No se alegró poco al saber por sus amigos los marineros del Alegría que los Alcones eran armadores del vapor en que navegaba. Pero en cuanto desembarcó, su gozo en un pozo. En la casa y escritorio donde creyó encontrar su dicha, no había carta para él. Idéntica negativa dada el 19 y el 20 abatió tanto el ánimo del pobre aventurero, que aun la misma revolución triunfante perdió parte de su interés.

En compañía de marineros alegres vaga. ba Ibero por la linda ciudad engalanada. En algunos momentos el delirio popular invadía su alma; pero muy poco se estacionaba en ella. Cuando por los amigos del Alegría se supo que había venido con Prim en el Delta, era saludado en las calles como un brazo fuerte de la Libertad; caían sobre él convites y obsequios, obligándole á un disparatado consumo de manzanilla. En medio de esta disipación, que entenebrecía su espíritu en vez de iluminarlo, apareció al fin la aurora de su felicidad. El 21 por la tarde volvió á la casa de Alcón con la negra idea de un nuevo chasco. Dios lo dispuso de otro modo, y hubo carta... La cogió Santiago, y rápidamente rasgó el sobre como si dentro viniera bien dobladita la propia Te resa en cuerpo y alma. Pasando la vista por los no muy derechos renglones, leyó frases amantes, dulces tonterías, y guardando en su seno el precioso papel con idea de leerlo y saborearlo en su casa, salió á la calle de San Francisco medio loco. Todo el delirio patriotero reconcentrado y latente en su alma, se desbordó ante los grupos de transeun-tes que iban hacia la Plaza de San Juan de

Dios, donde estaba tocando la música de Cantabria. El hombre feliz prorrumpió en estos alegres clamores: "¡Viva Prim, viva Serrano, vivan todas las Libertades, de Cultura de Camania de Improves."

tos, de Comercio, de Imprenta...!,

Soltando estos gritos, que también eran convicciones, llegó á la plaza. Unos le miraban con asombro, otros con alegría, y como todo el vecindario gaditano estaba ebrio de liberalismo, hacían gracia los patriotas aunque fueran borrachos. Al aproximarse á la Puerta de Mar, por donde entran y salen de continuo chorros de gente, vió Santiago á un hombre de regular estatura, grueso, de tostado rostro, con enormes patillas grises. Quedó Ibero paralizado ante aquella figura. El de las barbas le vió también, y abriendo sus brazos, con paternal emoción gritó: "¡Bero, hijo mío!...," Santiago se dejó estrujar entre los brazos forzudos del capitán Lagier, diciendo con voz llorosa: "Don Ramón, iba á buscarle....

## XXX

Pasadas las efusiones del reconocimiento ó anagnórisis, Lagier dijo á Ibero: "Acompáñame á unas diligencias, y luego te vienes conmigo á bordo, para que hablemos largo y tendido,... Así se hizo: pasó el riojano la noche en el Buenaventura, gozoso

de platicar con su segundo padre. ¡Qué admirable coyuntura para hacerle confesión general de su vida en el tiempo que había corrido suelto por el mundo! Hablaron de política y de revolución, y Santiago abordó con valentía el magno asunto de su revolución propia, de sus amores con Teresa y de su firmísimo inquebrantable lazo de matrimonio libre, sin reparo ninguno de los antecedentes de ella y de sus pasados extravíos. Oyó Lagier la Historia, sin reir como los anteriores oyentes, y vió toda la importancia y gravedad del caso, su fatalidad inevitable.

Apuró Santiago su dialéctica para obtener el *exequatur* de su maestro, y entre otras cosas muy pertinentes, dijo que no podemos ser revolucionarios en lo público y atrasados ó ñoños en lo privado. Si se tira de la cuerda para lo de todos, tírese para lo de cada uno... Cierto que Ibero, al proceder de aquel modo, se ponía en desacuerdo con la sociedad, y levantaba un murallón infranqueable entre él y su familia. ¿Veía el sabio maestro alguna solución conciliadora? A esta pregunta contestó el buen marino, después de meditar en silencio acariciándose las luengas patillas, que si Santiago tenía medios de vivir en el extranjero con Teresa, trabajando los dos honradamente, diera un adiós definitivo á España, y se labrara una vida francesa del mejor modo que pudiese, con libertad y sosiego. Así, dejando pasar el tiempo, se vería libre de los disgustos que en España le ocasionaría el fanatismo. "Sí, hijo mío: el fanatismo tiene aquí tanta fuerza, que aunque parezca vencido, pronto se rehace y vuelve á fastidiarnos á todos. Los más liberales creen en el Infierno, adoran las imágenes de palo, y mandan á sus hijos á los colegios de curas... No sé hasta dónde llegará esta revolución que hemos hecho con tanto trabajo. Avanzará un poco, hasta que al fanatismo se le hinchen las narices, y diga: "Caballeros Prim y Serrano, de aquí no se

pasa...

Muy del agrado de Santiago fué la exhortación á la vida en país extranjero, donde su doméstica revolución quedaría ampara. da de la tolerancia, y defendida del fanatismo español por los providenciales Pirineos... Elevando luego la cuestión á las esferas de la filosofía que profesaba, afirmó Lagier que si las almas de los fenecidos transmigran de uno á otro planeta, buscando nuevas encarnaciones, ya con el carácter remuneratorio, ya con el expiatorio, las almas de los vivos pueden y deben transmigrar dentro de la pequeñez de nuestro mundo, buscando su mejor estado y observando las leyes de la moral universal. El no emigraba porque le tenían amarrado al terruño español su familia y el régimen de la Marina mercante.

"El que ande suelto—añadió,—haga efectiva su libertad, viviendo donde mejor le cuadre... Yo no hallo más inconveniente

que la tristeza de tus padres por tu desvío. Siempre verán con cristales de fanatismo tu casamiento libre: nunca con los cristales de la ciencia eterna, que dan al amor su verdadero tamaño... ¿me entiendes?... Sed buenos, humildes, honrados, y puede que el tiempo os lleve á la reconciliación con tus padres y hermanos... Dificilillo es; pero quién sabe... Recordarás, Bero, lo que otras veces te he dicho. Nacemos como un libro en blanco, en el cual, conforme vivimos, vamos escribiendo una historia dictada por causas internas y externas, de que no sabemos darnos cuenta... Ocasión es ésta de deciros una y otra vez á tí y á tu Teresa: "Reconstruid vuestras personas con actos buenos, con actos independientes de los dogmas, y que arranquen de la pura conciencia., Por mis lecciones sabes que en nuestra conducta influyen de un modo misterioso seres inteligentes é invisibles. Pon atención á lo que esos seres te digan... No te preocupes de las experiencias y comunicaciones. Los buenos espíritus vendrán á tí sin que tú los llames... En tus soledades y tristezas vuelve los ojos al mar, si tienes ocasión de verlo, y al cielo: ellos te darán la impresión de lo infinito. Ante lo infinito, eleva tu conciencia, y Dios será contigo.,

De estas apacibles lecciones, dulcemente acogidas por el alma de Ibero, pasó Lagier á referir á su amigo las fatigas que había pasado en Tenerife para embarcar á los Generales. "A los tres días de navegación—

dijo, - llegué al Puerto de la Orotava al amanecer. Paré la máquina; al poco rato ví una lancha que renía en demanda de mi barco. Esto no es nuevo en aquellas costas. A menudo pasa un vapor preguntando: "¿Hay cochinilla que embarcar?, Y de tierra vienen á decirnos las condiciones de flete. El patrón de la lancha me trajo una carta anónima que decía: "No estamos preparados para el embarque. Váyase de vuelta afuera hasta el lunes 14, á las doce de la noche, que se acercará con un solo farol, para que embarquemos... Aléjese mucho para no ser visto., Yo contesté: "Conforme: no faltaré á la cita., Dos días estuve voltijeando mar afuera. En la fecha convenida, á media noche, me llegué al Puerto de la Orotava, con sólo la luz del tope, apagadas las de situación. La noche era obscura, el cariz de mal tiempo... Acerquéme á la farola con precaución, moderando... No tardé en oir el compás de los remos de varias embarcaciones... Eran los Generales. Larga y penosa, por el picado de la mar, fue la tra-vesía del puerto á mi barco... El primero que subió por mi escala fué el Duque de la Torre, á quien recibí en el portalón con un abrazo. El suspiró y me dijo: "Yo no sirvo para esto. Me gustaría más estar al lado de mis hijos., Tras él entraron los demás. Lancé un Viva la Libertad, que retumbó en las bóvedas del infinito, y sin perder un minuto puse rumbo Norte, cuarto al Este, y mandé dar avante á toda máquina. El

viaje fué mediano, con un día malísimo. Yo bajaba de vez en cuando á charlar con el Duque en su camarote. El buen señor sufría del mareo, y gustaba de mi conversación. Hablábamos de política. Una noche le dije: "Señor Duque, si salimos bien de ésta, hemos de establecer el Matrimonio Civil..., "Hombre, hombre—me contestó;—

eso no es cosa nuestra.,

"Ya ves: todavía creen que eso del casarse es cosa del Papa... La Revolución que traen quedará, pienso yo, en un juego de militares. Como no vayan al bulto, no harán gran cosa. Por eso me atreví á decir al Duque: "Pues si no cortamos las alas á esa gente, trabajo perdido..., En fin, avistamos Cádiz á las ocho de la mañana. Como Topete me encargó que entrase de noche, me aguanté fuera hasta que salió el vapor Vulcano, y supimos la sublevación de la Escuadra al grito de ¡viva la Soberanía Nacional!,

En los mismos sabrosos asuntos tratados por la noche, volvieron á picar á la mañana siguiente, al despedirse por tiempo indefinido, pues Lagier había recibido de Prim la orden de salir inmediatamente para Lisboa, con objeto de traer la gente que tenía en Portugal, y ciento once oficiales que estaban desterrados en la Madera. Terminó Ibero con esta consulta interesante: "Aconséjeme, don Ramón, pues dudo qué rumbo he de tomar ahora. Prim se va en la fragata Zaragoza á sublevar las poblaciones del Me-

diterráneo; Serrano va tierra adentro, llevándose todas las tropas que pueda, para formar con las de Sevilla un Cuerpo de ejército, y marchar sobre Córdoba y Madrid... ¿Con quién debo irme yo?, Sin vacilar contestó Lagier: "Incorpórate á los que van por tierra, que así llegarás pronto á donde quieres ir, y verás más notables peripecias.,"

Como Ibero á nadie conocía en el séquito de los Generales, Lagier le prometió recomendarle cariñosamente á Caballero de Rodas, Ayala ó López Domínguez. Bajaron los dos á tierra, y anduvieron de un lado para otro. La oferta de Lagier quedó al fin cumplida. Por orden de López Domínguez, Santiago ingresó en la Maestranza de Artillería, donde se organizaba un convoy que había de salir aquella misma tarde. Despidiéronse con vivos afectos el capitán y su discípulo, no sin que aquél le diera, con el último abrazo, la síntesis de sus advertencias y sanos consejos.

"Hijo mío, encastíllate en la virtud, sin mirar al dogma, mirando á lo infinito, que verás reflejado en tu conciencia si sabes mirarlo... La conciencia es el espejo de lo infinito... Otra cosa debo decirte. Cuando te tuve á mi lado después de recogerte en medio del mar, tenías inclinaciones al heroísmo. El heroísmo no se busca; se acepta y se practica cuando la ocasión nos lo trae, cuando nos vemos obligados á ser heróicos... También en la vida obscura y laboriosa hay heroísmo: también es heróico hacer frente á

los fanáticos y derrotarlos con el ejemplo de las virtudes que ellos no practican... y no te digo más... Adiós, hijo querido..., Despidiéronse con fuertes abrazos, casi con lágrimas en los ojos, y Santiago quedó en la Maestranza encomendado á un sargento de Artillería que le cambió de ropa, endilgándole chaquetilla de mecánica y gorra de cuartel. De allí fué á la estación, donde toda la tarde se ocuparon en embarcar material de artillería en plataformas, con las cuales y algunos coches de tercera se formó un tren especial que, restablecida la comunicación entre la Isla y Puerto Real, salió avanzada la noche y llegó á Sevilla dos horas después de amanecer. De allí pasó el tren al Empalme, quedando Ibero con al· gunos hombres en la ciudad, ya pronuncia. da por el general Izquierdo.

En medio del ardoroso trajín de aquellas horas, en que los hombres desconocían el descanso, tuvo Ibero la inmensa satisfacción de encontrarse de manos á boca con su amigo del alma Leoncio Ansúrez. Apenas tuvieron tiempo de cambiar las interrogaciones de sorpresa y alegría. ¿Cómo tú aquí?... ¿De dónde vienes? Bastóles por el momento saber que irían á Córdoba, y se concertaron para hacer juntos el viaje. Leoncio había llegado á Sevilla el día 15, con un mensaje reservado de don Manuel Tarfe para el General Izquierdo. Comunicáronse rápidamente sus impresiones y noticias, y siguieron trabajando con ardor in-

cansable. U día pararon en la Factoría de Utensilios, una noche al raso, vagando por las morunas calles, oyendo el habla graciosa del pueblo, y dando vueltas en torno de la Catedral y la Giralda... Vieron partir á Serrano y á Izquierdo despedidos por alegres multitudes, y al día siguiente partieron ellos en un tren militar. Todo era júbilo en el camino. Los pueblos salían á las estaciones con músicas y banderolas; el aire se componía de estos elementos: ojos lindos de mujeres, aroma de flores, himno

de Riego...

Como Leoncio sabía muchas cosas que Ibero ignoraba, en el tren le informó de que al estruendo de los cañones de la Escuadra en Cádiz se desplomaron en San Sebastián González Bravo y todo el Ministerio moderado. Ministro universal era el Marqués de la Habana, que no tenía otra misión que reunir tropas y mandarlas á cortar el paso á Serrano. Al frente de ellas venía el General Marqués de Novaliches... "Yo creodijo Leoncio, profético,—que no habrá batalla, y que cuando se encuentren en Despeñaperros, ó donde sea, se abrazarán unos y otros soldados, diciendo como Avala: ¡viva España con honra!, A la hora en que así discurrían, las poblaciones del litoral estarían sublevadas. La camarilla imperante, con Reina y todo, se desmoronaba y deshacía como un azucarillo en el agua...

Con estas ilusiones llegaron á Córdoba los dos amigos, donde se les dió boleta de alo-

jamiento para una casa situada en el Potro. Tan corto fué su descanso en la patria del buen Séneca, que apenas dispusieron de algunos ratos para ver de prisa y corriendo la mezquita ó catedral; que de las dos maneras la llaman los turistas. Sin respiro se ocupaban en el inventario y reparación de armamento, en la pirotecnia, en el servicio de acémilas y carros... De esta faena les sacó una mañana Caballero de Rodas, que salió con dos regimientos á tomar posiciones en Alcolea, porque, según noticias, Novaliches había franqueado ya Despeñaperros, y era forzoso cerrarle las puertas de Córdoba. En Alcolea comenzaron sin pérdida de tiempo los trabajos de atrincheramiento, así en la falda de la sierra, como en la cabecera del puente, donde había un hostal muy apro-piado para la defensa. Se dispuso el em-plazamiento de la artillería, y se fortificaron dos excelentes posiciones en casas de labor llamadas Yegüeros y el Capricho.

Serrano, que en Córdoba se alojaba en la casa de los Condes de Gavia, iba todas las mañanas en coche á examinar los trabajos. El día 27 fué con él Ayala, que partió al campo enemigo á conferenciar con Novaliches. Días antes había salido con el mismo objeto el señor Vallín, que era gallardo jinete, y uno de los paisanos que con más ardor ayudaban á la Causa. El 28 fué Serrano más temprano que de costumbre, acompañado de sus ayudantes. En otro coche llegaron varios caballeros, entre los cua-

les Ibero y Leoncio vieron con gozo á don Manuel Tarfe. Hallándose Serrano en Alcolea, inspeccionando las obras de atrincheramiento y el estado de las tropas, llegó don Adelardo Avala de su visita al campo de Novaliches. La respuesta que trajo no se dió á conocer fuera del círculo íntimo del General en Jefe. Corrió la voz de que en la contestación del caudillo de la Reina palpitaban el tesón caballeresco, el sentimiento del deber cumplido con leal firmeza, y una tristeza muy humana ante el espectáculo del sangriento inevitable choque entre dos esforzados grupos del Ejército nacional. No había razón ni afecto que impidiesen ya la formidable porfía entre las instituciones caducas y el pueblo que proclamaba con pujanza y estruendo sus derechos seculares. Muchedumbre de tropas habían llegado al amanecer, y bastantes cañones de batalla. El campamento ardía en animación bulliciosa. Soldados, jefes y paisanos respiraban júbilo v confianza.

Serrano y sus acompañantes, á los cuales se agregó don Adelardo Ayala, volviéronse á almorzar á Córdoba; mas no debieron hacerlo con tranquilidad, porque poco después de mediodía, los confidentes ó espías de Caballero de Rodas trajeron la noticia de la proximidad de las avanzadas de Novaliches, y despachó á Córdoba un propio con apremiante aviso para que el General en Jefe acudiese sin tardanza. Las dos-serían cuando llegó Izquierdo. Media hora después, Se-

rrano con su Plana Mayor, y diversa y heteróclita gente en carricoches ó á caballo, desfiló por la carretera como procesión fantástica, cuyas figuras se desvanecían en la nube de polvo que á su paso levantaban.

A las tres y minutos, hallándose Caballero de Rodas frente al Capricho, vastísima y opulenta casa de labor de un rico hacendado cordobés, vió venir tropas enemigas por la falda de la sierra, entre los grupos de olivos. Dispúsose á resistir el ataque. Apenas iniciado el tiroteo, fuerzas de Cazadores de Madrid se precipitaron á una embestida contra las que mandaba Caballero; error táctico bien visible, pues los combatientes revolucionarios aún no habían entrado en fuego, mientras los otros venían fatigados, y con prematuro ardor quebrantaban su energía.

Desastroso fué el resultado para las tropas de la Reina, que de un modo tan irregular iniciaban la lucha. Eran los Cazadores de Madrid uno de los Cuerpos más afamados por su bravura. Al encontrarse de improviso frente á los Cazadores de Simancas, de glorioso abolengo también, el estupor les dejó mudos y paralizados. Viendo la línea de tropas extendida entre Yegüeros y el Capricho, y tras ella la formidable artillería, los que habían venido por el bosque con idea de sorprender un destacamento,

halláronse sin remisión copados.

Caballero de Rodas propone que venga á su presencia el Coronel de los de Madrid, y

le dice que si éstos retroceden les hará fue. go; si dan un paso hacia adelante, también. Eran, pues, prisioneros. En esto se adelanta Serrano, que estaba frente á Yegüeros con Izquierdo y López Domínguez... pide una conferencia con el Brigadier Lacy, que mandaba la fuerza enemiga; hablan éste y Serrano; confiesa Lacy con sinceridad dolorosa que creyendo sorprender había sido sorprendido, y que su posición era en absoluto funesta. El Duque le invita con frase más patriótica que militar á unirse al ejército de la Revolución; protesta Lacy pundonoroso, aferrado al cumplimiento de su deber. La idea de que su aturdido movimiento pueda ser interpretado como ardid para pasarse, le subleva, le vuelve loco, le Îleva á la desesperación. Prefiere la muerte á tal ignominia... Por fin, Serrano, que sabe emplear muy á tiempo la magnanimidad, termina la conferencia con un rasgo admirable. "Brigadier Lacy—dice á su contrario,—comprendo las dificultades militares y morales de su posición. Retírese usted con sus fuerzas, vuélvase á su campo, y yo le doy mi palabra de honor de no romper el fuego sin previa intimación...

## XXXI

Retiróse Lacy. Al cuarto de hora tomaba posiciones, y empujado por el General de su división daba la orden de romper fuego. Cazadores contra Cazadores embistiéronse á tiros; pronto lo harían cuerpo á cuerpo con encarnizada fiereza. El combate se generalizó entre Yegüeros y el Capricho; el cañón de las tropas de la Reina, que era de los de acero, de modernísima construcción, empezó á tronar desde las alturas lejanas; el cañón revolucionario, de bronce, algo anticuado, pero dirigido con más arte y conocimiento por López Domínguez, tronaba desde acá. Unas y otras piezas hacían estrago. Los proyectiles de la artillería enemiga, que en el aire trazaban horribles espirales, venían á caer muy detrás de la infantería de Serrano; sin reventar empotrábanse en el suelo blando, levantando la tierra en forma semejante á la de los mon· tículos que hacen los topos... En el extremo izquierdo de la línea, donde el paisanaje armado ayudaba á los militares como podía, Leoncio se separó del grupo buscando á su amigo Ibero, á quien vió correr y perderse entre unas encinas. Creyó que estaba herido... Le encontró ileso, arrimado á un tronco, con muestras de fatiga y desaliento.

"No es cobardía lo que me ha separado de vosotros—dijo Ibero á su amigo;—es el espanto de ver cómo se matan unos á otros los hermanos... Disparé, ví caer muerto á un Cazador de Madrid... Tuve esa desgracia... Al segundo disparo no hice blanco; al tercero, sí... cayó, ignoro si herido ó muerto, otro soldado de Madrid. No sé lo que me pasó al verlo... Rompí á llorar de pena... Creí que mataba á un hermano mío. Aumenta mi congoja el ver la ferocidad con que se matan éstos y aquéllos... y acaba de confundirme el verlos vestidos con el mismo traje. Un número no más los diferencia... Me ha entrado un terror muy grande sólo de pensar que puedo equivocarme de número.

—Yo también he sentido ese temor—dijo Leoncio.—Pero no hay más remedio que pelear. Seguimos la bandera de Serrano contra la de Novaliches, y si retrocedemos, nos

tendrán por traidores.

—A todo seré traidor; pero no á la humanidad. Esta carnicería es estúpida... ¡La guerra civil! ¡qué cosa más abominable!... Menos mal cuando se pelean los que quieren libertad con los que la aborrecen. Pero aquí, en uno y otro bando, todos piensan lo mismo. Métete en el pensamiento de ellos, examínalos por dentro uno por uno, y verás que no hay diferencia mayor en lo que desean... Todo es un puntillo de honor, un puntillo de disciplina, y nada más...

—Sea lo que quiera, ven, y déjate de humanidades y tonterías... Ši pensáramos siempre en la humanidad, no habría guerras ni gloria militar. Con tus ideas, viene necesariamente el desmayo, y si desmayamos, nos derrotará y destrozará el que trae la bandera de doña Isabel y su camarilla.,

Cedió Ibero á la sugestión de su amigo, y se dejó llevar por él á donde éste quiso conducirle. El Brigadier Salazar daba una carga feroz á los Cazadores de Madrid, que retrocedían hacia el arroyo de Yegüeros, dejando innumerables muertos en el campo. Los de Borbón y Cantabria, mandados por Alaminos, batieron la derecha de los de la Reina, persiguiéndolos y acosándolos entre los olivares. Ibero y Leoncio viéronse arrastrados por el pelotón de treinta carabineros con que Caballero de Rodas cazó en lo más intrincado de la espesura á innumerables hombres de Barbastro y Gerona. Leoncio mató hermanos; Ibero tuvo la desgracia de hacer lo mismo, y ambos se recogieron espantados de su triunfo, pidiendo á Dios con secreta oración que acabase pronto la inhumana y brutal pelea. Sentían opresión, ansia misteriosa de que todos los caídos se levantaran; de que el hierro de las bayonetas se convirtiera en cartón, y los fusiles en inofensivos juguetes.

Repugnaba en verdad á la conciencia patria (que es forma de conciencia de las más interesantes, en la cual se fundan el honor y la dignidad de las grandes familias llamadas Naciones) ver cómo tiraban á matarse tantos hombres vestidos con el mismo traje,

llevando en sus armas y arreos los mismos signos de nacionalidad. Sólo se distinguían por un número. En aquel tiempo, los Cazadores vestían uniforme mal imitado de los bersaglieri italianos, con un sombrerito á la chamberga, ornado de plumas de gallo. El empaque parecía más cinegético que militar, pintoresco, algo tirolés ó suizo. El pueblo español nunca vió en aquellas figuras de ópera cómica el aire de las tropas ligeras de nuestro país, tan queridas y admiradas. Por esta razón, los altos sastres de nuestro Estado Mayor General desecharon pronto el exótico traje, y cogieron las tijeras para hacer otro.

Llevado de su indomable tesón, Novaliches no vió, no quiso ver que tenía perdida la batalla, y destacó varios escuadrones al mando del Príncipe italiano Conde de Girgenti. Avanzaron por el llano con tranquilo paso, como si asistieran á una parada. Nadie entendía los propósitos del General al disponer este movimiento, como no fuera el dar á la Historia un alarde de frío valor pasivo. La Caballería y su coronel Girgenti resistieron impávidos, recibiendo á su paso innumerables proyectiles de cañón, sin que se les presentara coyuntura de acuchillar á sus enemigos. Al cabo tuvieron que guarecerse de la lluvia de fuego al amparo del cortijo. Pero éste fué incendiado por las granadas de la artillería de Serrano, y los bravos jinetes hubieron de retirarse sin hacer cosa de provecho: sólo habían demostrado un valor ineficaz... Aun después de este fracaso, el tenaz Novaliches, que sin duda tenía en su corazón el famoso No importa, emprendió el ataque del puente, la más temeraria locura que se podría imaginar. Embistió por la cabecera izquierda; lanzáronse con ímpetu los soldados, llevando al frente al valeroso Meca, capitán de Estado Mayor, que perdió la vida en los primeros sacudimientos del ataque. ¡Gloriosa vida, cortada bárbaramen-

te en la flor de la edad!...

Desde la orilla derecha, Ibero y Leoncio, que con otros paisanos recibieron la orden de molestar al enemigo con frecuentes disparos, vieron la terrible porfía del puente. Caía la tarde, y el Occidente se encendió en un crepúsculo rojo, fondo muy apropiado, por su sanguinolento esplendor, à la fiera batalla. A poco de iniciado el ataque, empezó á debilitarse el rojo del cielo, y cuando los combatientes llegaban al delirio, aquel tono degeneraba en rosa... El regimiento de Valencia defendía con brava serenidad el paso del puente; los soldados que ocupaban los contrafuertes eran los más exaltados en la lucha y las primeras víctimas, por hallarse en posiciones sin más defensa que los curvos pretiles, semejantes á la mitad del brocal de un pozo. Desde allí, agachados, hacían incesante fuego. En los trances de mayor furia, el cielo de Occidente pasó del rosa al violeta, se diluía fundiéndose en el azul diáfano y puro, señal de paz. Pero la paz no venía para los hombres, que continuaban peleando cuando sobre ellos cayó el velo de la noche.

Desde su puesto en la orilla derecha, Ibero y Leoncio vieron la porfiada lucha quecon intervalos breves se prolongó hasta lasnueve de la noche ó más, desarrollándose: la trágica escena en una dulce penumbra cerúlea recamada de plata, pues la luna, en vísperas de nueva, alumbró antes de la puesta del sol con pálida faz, después conintensa claridad argentina. Las figuras de los guerreros sobre el largo puente, que reflejaba en las aguas del Guadalquivir la ringlera de sus ojos centrales, ofrecía un cuadro fantástico, tan bello como aterrador. La claridad plateada y lívida agrandaba los hombres; el suelo de la escena, de piedra dura montada sobre agua, acentuaba vigorosamente las voces furibundas con que se enardecían los combatientes para sostener su coraje.

La tenacidad heróica de las tropas reales no tenía otra finalidad estratégica que llevar á un punto culminante la disciplina y el pundonor de los que hacían el último esfuerzo en pro de Isabel II. Su grito era: "¡Viva la Reina! ¡A dormir á Córdoba!, Y á la Eternidad iban á dormir unos y otros, sin que doña Isabel ganara una sola línea del terreno perdido en el corazón de España. Es indudable que Novaliches se lanzó al frenético tumulto del puente por delirio caballeresco, buscando una muerte que pusiera sello de gloria á su inquebrantable leale

tad. Herido fué gravemente en la quijada, y hubo de resignar el mando en el general Paredes. La figura de Novaliches, dando el rostro á la impopularidad para defender lo irremisiblemente perdido, infundiendo á sus tropas un ficticio entusiasmo y peleando contra la Libertad hasta quedar fuera de combate, es digna del mayor respeto, y aun de admiración.

Al retirarse el General de la Reina, habiendo apurado con escrupuloso tesón el cumplimiento de su deber, el puente estaba embaldosado de muertos. Fué preciso apilarlos en los pretiles para franquear el paso. En esta operación ayudaron los paisanos á los militares. Asistía la luna con su dulce claridad á este tristísimo despejo del campo de batalla. Extinguidas las voces de cólera y guerra, se oía una cháchara triste y zumbante, como un rezo por tantos difuntos. El general Serrano, después de disponer que el Ejército vencedor pernoctara en sus posiciones, se retiró á descansar en un carro de artillería. A sus allegados dirigió frases melancólicas, acordándose de sus hijos. Melancólica también era sin duda la victoria alcanzada por la Libertad. Los novecientos cadáveres de ambos ejércitos en aquella trágica tarde, entristecían el triunfo, y aumentaban la horrorosa estadística de vidas españolas sacrificadas por la fatídica doña Isabel ó contra ella.

Hallábase Ibero junto á el Capricho, ayudando á disponer el vivac de los de Simancas, cuando una mano amiga le cogió del brazo. Volvióse y vió la cara risueña de Tarfe, el cual le dijo: "Salgo pitando para Madrid. ¿Quieres venir conmigo?, Respondió Santiago con afirmación enérgica, añadiendo que anhelaba perder de vista el horrible matadero de hombres.

"Pacífico estás. La vista y el olor de la sangre despejan las cabezas ahumadas de

ensueños de gloria. ¿Qué tal la frase?

—No está mal, don Manuel, y yo añado que es verdadera. Los humos se escapan. Las grandezas lejanas se achican cuando nos acercamos á ellas... Crea usted que esta guerra civil me ha descorazonado totalmente.

—¿De cuándo acá, pregunto yo, se ha vuelto cordero el león, el que siendo aún cachorro quiso ir con Prim á la nueva con-

quista de Méjico?

—Ya en Linás de Marcuello sentí los primeros síntomas de esta enfermedad, ó de esta curación, que lo mismo puede ser lo uno que lo otro. Pero aquello fué ligera sacudida... Ahora viene el desencanto como un desplome.

—Seguramente habrás echado la sonda en tu alma. ¿Atribuyes tu cambiazo al amor,

á los espíritus?

—Los espíritus son los mensajeros del amor, señor don Manuel... Su misión espropagar la ley de amor en todo el Universo...

- Metafísico estás... ja, ja, ja...

-Es que el espanto de la guerra civil me ha trastornado... En fin, don Manuel, si se digna usted llevarme consigo á Madrid, vámonos cuanto antes. Tengo mucho que andar desde este campo de muerte á la paz de mi casa. ¿Por dónde y cómo iremos? ¿Ño está cortado el ferrocarril?

-En un carricoche que enganchado quedará dentro de cinco minutos, llegaremos á

Andújar. Desde allí hay vía libre.,

Brevemente dispusieron la marcha. Metió Tarfe en el birlocho algunos pliegos, cartas, paquetes de Manifiestos, ejemplares de La Andalucía de Sevilla, una cesta de provisiones, un maletín con ropa... Santiago añadió á esto sus armas y su corto equipaje, y á los pocos minutos recorrían la polvorosa carretera, alumbrados por la blanca luna. El vetusto coche iba marcando en la carrera un sonajeo rítmico; el cochero no soltaba de su boca las canciones patrióticas poniendo en ellas el dejo triste de las quejumbrosas playeras; los caballos sostenían honradamente su paso, y cumplían su deber con suaves estímulos de la fusta.

Corriendo veían la desolación del ejército en retirada, soldados y oficiales medio muertos de hambre y cansancio, destrozados de ropa, menos quebrantados de moral, porque su vencimiento les llevaba del campo de la Reacción al de la Libertad victoriosa, donde serían acogidos como hermanos. Iban maltrechos, consumidos; pero sin odio ni afán de inmediato desquite. En el Carpio,

donde muchos estuvieron alojados hasta la mañana de aquel día, fueron acogidos con agasajo cariñoso. Todo el vecindario salió á recibirlos, pidiendo noticias de la batalla, celebrando el triunfo de la Revolución, sin creer que con esto lastimaban á los vencidos. "Patrona, aquí estamos—decía un oficial, entregándose al cuidado y á las atencio. nes de sus aposentadoras, -venimos muertos... nos han fastidiado... ¡Viva España! Dennos algo de comer..., Detúvose el carricoche de Tarfe en una de las principales casas del pueblo, cuyas puertas estaban bloqueadas por el gentío. Allí, el médico de Pedro Abad, don José Antúnez, hacía la primera cura al General Novaliches. No quiso proseguir Tarfe su camino sin informarse con vivo interés del estado del valiente caudillo de la Reina. El propio médiso, terminada la cura, bajó á decirle que no podía dar un pronóstico satisfactorio.

¡Adelante! En su rápida marcha hacia Pedro Abad, hallaron los viajeros fuerzas del ejército vencido en Alcolea, que se retiraban sin perder su organización. Avanzada ya la noche, cuando no veían soldados, sino paisanos y mujeres que salían á la carretera ávidos de noticias, Tarfe, con relativa tranquilidad, habló á su amigo del transcendental hecho de armas que habían presenciado. Era un doblez de la Historia de España, una desviación de la vida española hacia los ideales de progreso... Innumerables lugares comunes salieron á la boca del

buen caballero, entremezclados con incidentes y pormenores que archivaba su feliz memoria. "El General Novaliches se había portado como perfecto militar defendiendo hasta el último trance la causa de la Reina, y los dorados muebles que llamamos el Trono y el Altar... La conducta del Coronel de Pavía, Conde de Girgenti, esposo de la Infanta Isabel, merecía también sinceras alabanzas. El buen señor se hallaba tranquilamente en París, cuando le dieron aviso de la sublevación de la Escuadra, y con el aviso le llegó el olor de chamusquina. Corrió á su puesto, hizo lo que se le mandó, arriesgando la pelleja... Como era yerno de Isabel II, Serrano pondría á su disposición una escolta que le acompañase hasta la frontera de Portugal.,

Oía y callaba el buen Ibero, más atento á las melancolías y vagos pensamientos pesimistas que en aquélla para él triste noche embargaban su ánimo. Pero el caballero unionista, que con sólo un oyente mudo tenía bastante para soltar el chorro de su locuacidad, prosiguió su nervioso comentario de la jornada: "¿Y qué me dices de la intrepidez del General Rey, hechura y pariente de don Ramón María Narváez? La Libertad atrae á los que fueron sus enemigos. Rey mandaba la plaza de Ceuta; presentóse en Cádiz á Prim, que le trató con dureza, mandándole que se pusiese á las órdenes de Serrano. Ya viste cómo ha cumplido el hombre... ¿Dices que el empuje

revolucionario lleva demasiada fuerza y que llegará más allá de donde quería ir? Soy de la misma opinión... Y el que se queda más atrás en esta carrera es mi amigo Montpensier. ¿Sabes que ofreció á Serrano su cooperación personal, y que Serrano la rehusó cortesmente? ¿Sabes que envió caballos de silla y que éstos se volvieron por donde habían venido?, Ibero no sabía nada de esto, ni le importaban las oficiosidades pretendentiles del de Orleans.

Cerca ya de Montoro, contó don Manuel á su amigo la trágica muerte de Vallín, emisario de Serrano en el campo realista. Menos afortunado que Ayala, Vallín tuvo la desgracia de tropezar con un furioso. Su altanería se estrelló en otra altanería mayor, quizás algo vesánica... Apenas entraron en la ciudad, sorprendió á los viajeros un hecho satisfactorio. Las autoridades civiles y militares, que habían olido ya la quema, estaban á medio pronunciamiento, y con las noticias traídas por Tarfe se procedió á formar la inevitable Junta revolucionaria. Para mayor dicha, supieron que desde Montoro estaba la vía corriente hasta Madrid. ¡Qué alegría! Todo era bienandanzas aquella noche. Como el único tren disponible era el Mixto, que allí debía formarse á las cuatro de la madrugada para llegar á Madrid á las diez de la noche siguiente, Tarfe pidió un tren especial, en el cual, aun saliendo después de media noche, podría llegar á la Corte á la una ó las dos de la tarde del 29. Su impaciencia y las órdenes que llevaba exigían ganar horas, minutos.

A la una próximamente salieron en el tren especial, compuesto de una máquina, dos coches y un furgón. Tarfe, Santiago y dos caballeros de Montoro ocuparon el primer coche; en el segundo iban tres parejas de la Guardia civil. En cuanto cayó en las blanduras del departamento de primera, Santiago pagó su tributo al sueño, con quien estaba en atrasada deuda. Tarfe durmió hasta el paso de Despeñaperros, y entre Vilches y Venta de Cárdenas, alumbrado ya el co-che por el nuevo día, viendo que su com-pañero sacudía la pereza, abrió la cesta de provisiones, en que traía emparedados y un Jerez exquisito. Sin dar parte á los señores montoreses, que como troncos dormían, repararon sus cuerpos extenuados, y enta-blando de nuevo conversación, Tarfe dijo á Ibero: "Has descansado, has hecho por la vida. Ya estás en disposición de que yo te dé una noticia desagradable... No pongas ojos tan fieros... No te anticipes á la verdad; escucha tranquilo, y provéete de filosofía... Allá voy; ten calma... Pues sabrás que Teresa vuelve á ser lo que fué... Ha triunfado mi tocaya doña Manuela...,

Del estupor pasó Ibero á la explosión colérica, pidiendo explicaciones, aclaraciones, pruebas... invocando al Cielo y al Infierno como testigos contra el deslenguado calum-

niador.

## IIXXXI

"Cálmate... repara con quién hablas—le dijo Tarfe gravemente.—Disculpo tus inconveniencias, reconociendo tu ofuscación... Yo no calumnio, yo no miento... Repito lo que me han dicho personas dignas de todo crédito...

—Es falso—replicó Ibero con estridente voz.—Yo afirmo que miente quien tal ha dicho, y espero encontrar al infame para partirle el corazón y no dejarle gota de sangre en el cuerpo.

—Muy bonito, muy trágico... de pura tragedia provinciana y de guardarropía... Si no te moderas, llamaré á la Guardia civil... Deja á un lado el furor, arma vieja que no

sirve para nada, y ven á la razón...

—No vengo ni voy más que á mi protesta contra ese engaño; no voy ni vengo más que á matar al que me ha deshecho mi vida. sea quien fuere... Don Manuel, perdóneme que le haya dicho lo que á usted no debo decirle, porque usted no es culpable; el culpable es mi Destino, yo quizás, que nunca debí separarme de ella.,

Del furor pasó á una intensa congoja que le hizo derramar algunas lágrimas. De este fondo de amargura rebotó al instante, subiendo de golpe á las alturas de la desesperación, y otra vez invocó al Cielo y al Infierno, agotando el caudal de palabras groseras, y se golpeó el cráneo, y azotó con mano iracunda los acolchados asientos... En vano intentaba el amigo sosegarle, arrepentido de haberle dado el jicarazo sin sospechar sus terribles efectos. Manolo Tarfe no comprendía que por la infidelidad de una mujer corrida como Teresa se disparase con tanto vuelo la pasión de un hombre del siglo. El romanticismo, ya pasado de moda en el Teatro, no había dejado ni una chispa de fuego en las almas glaciales de los señoritos de la clase media.

Pasada la estación de Santa Cruz de Mudela, Santiago, en un nuevo acceso de rabia, balbucía quejas y amenazas entre resoplidos; cayó al fin en silencioso marasmo, que aprovechó don Manuel para derivar el espíritu del pobre riojano hacia las ideas apacibles. "Podrá ser que me hayan engañado, y que todo resulte fábula... En Madrid sabrás la verdad,... A las nuevas preguntas de Ibero, contestó: "No puedo afirmar que encontremos á Teresa en Madrid. Lo que sí aseguro es que hace días la vieron en San Sebastián, tan bien disfrazada, que tardaron en reconocerla. Del nuevo protector de ella sólo sé que es título de Castilla, y de gran posición...

—Mentira, mentira—clamaba Santiago, tapándose el rostro, como para librarse de una visión siniestra.—Lo que cuenta usted

no cabe en la realidad humana... está fuera de la Naturaleza...

-Hazte cargo de que estamos en pleno cataclismo. Revolución pública, revolución privada... Eres un caso de mudanza dinástica... Lo que te digo: filosofía, respeto á los hechos consumados.

-Ahora veo todo lo vulgar, todo lo indecente y chabacano de esta revolución que ustedes han hecho-dijo Ibero con negro pesimismo.—¡Inmensa y ruidosa mentira! La misma *Gaceta* con emblemas distintos... Palabras van, palabras vienen. Los españoles cambian los nombres de sus vicios.,

En cada parada del tren, Tarfe y sus amigos repartían el Manifiesto de Cádiz y los números de La Andalucía. Saludados eran con vítores, canticios roncos, augurios ardientes de un risueño porvenir. Ayudando á repartir proclamas, Ibero decía entre dientes: "Tomad, tomad vuestra alfalfa, borregos de la Revolución, En Alcázar y Tembleque su intensa amargura se desbordó en las formas de sarcasmo más envenenadas: extremaba su falso entusiasmo gritando: "¡Viva el Pueblo libre! ¡Abajo la Iglesia! ¡No más Trono ni Altar! ¡Venga la República, venga el Comunismo!,

Pasado Aranjuez, hallándose el hombre en un estado de profundo agotamiento muscular y nervioso, Tarfe se dispuso á pasar la mano por el lomo del pobre león herido. "A poco que reflexiones en el hecho que hoy te parece una desgracia, comprenderás que es más bien un favor del Cielo... ¿Qué podías tú esperar de Teresa? Alégrate, tonto, de recobrar tu libertad... ¡Libertad... España con honra!... Eso hemos gritado... Pues con honra y libertad, ya estás en camino para volver á la sociedad á que perteneces, y en la cual por tu mérito te corresponde un puesto, una posición quiero decir... Como ahora estamos en candelero, gracias á Dios, yo te aseguro que para entrada... fíjate, para entrada, puedes contar con una plaza de diez y seis mil reales, ya en Hacienda, ya en Fomento. Pronto te subiremos á veinte

mil... No puedes quejarte...,

Aturdido por su propia locuacidad de señorito parlamentario, no se fijó bien Tarfe en el rostro de Ibero, ni supo leer en él la expresión intensamente despectiva con que escuchada fué la promesa de protección. Irónico, destilando amargura, agradeció Santiago la generosidad del caballero, que á todos los buenos españoles quería dar abrigo y pienso en los pesebres burocráticos. Desde aquel momento, el infeliz Ibero, solo, errante, sin calificación ni jerarquía en la gran familia hispana, miró desde la altura de su independencia espiritual la pequeñez enana del prócer, hacendado y unionista... Hablando poco, aplicado cada cual á sus particulares pensamientos, llegaron á Madrid.

Toda el alma de Ibero ardía en un deseo furioso: acudir pronto á donde pudiera descifrar el tremendo enigma de su vida. En su última carta á Teresa le había dicho:

"Escríbeme á Madrid con doble sobre y esta dirección: Vicente Halconero y Ansúrez. Segovia, 3., En la estación despidióse de Tarfe, y cogiendo el primer coche que encontró, se fué derecho á interrogar al oráculo: Segovia, 3... Eran las dos de la tarde

del 29 de Septiembre de 1868.

Recorriendo calles, vió el loco júbilo de Madrid, banderas, colgaduras, cuadrillas de paisanos armados que pronunciaban la sentencia histórica con vivas y mueras. Un letrero toscamente pintado dijo á Ibero que había caído para siempre la raza de los Borbones, y que á la Dignidad Suprema subía la Soberanía Nacional, la Voluntad del Pueblo... Este proclamaba su triunfo en alta voz, con alegre deambulación por las calles... El coche en que Santiago iba al negocio de su enigma tuvo que detenerse más de una vez por lo apretado del gentío. El cochero, que había brindado por los redentores de España en innúmeras tabernas, se ponía en pie en el pescante y echaba toda su voz gargajosa en loor de Prim, Serrano y Topete... Por fin, venciendo apreturas y dando tumbos sobre el infame piso de Madrid, llegó Ibero á la calle de Segovia, donde fué su cruel pitonisa la portera del número 3, que le soltó este oráculo triste: "Los señores han ido á la vendimia. No puedo decirle si hoy están en la Villa del Prado ó en Méntrida. No se canse en subir, pues no hay nadie en la casa., Helado quedó Ibero. Su primer impulso fué emprender el viaje á la Villa del Prado. Luego pensó que lo más práctico era tener domicilio en Madrid, escribir á Vicente Halconero, pidiéndole la carta si la tenía, y proseguir las averiguaciones visitando ante todo á la sutilísima tramposa.

Entregó su maleta á un chico mandadero, y llevándole por delante, encaminóse á la calle de Santa Margarita, donde alojado estuvo en los días de Junio del 66. ¿Existirían aún la sosegada y silenciosa casa, la bonísima patrona doña Mauricia Pando, y el tan ilustre como esmirriado huésped Juanito Confusio?... Al atravesar la calle, vió un denso grupo de paisanos armados que iba en dirección del Ayuntamiento. Llevaban un lienzo á modo de pendón, con la fatídica leyenda: Cayó para siempre la raza espúrea, etc. Del grupo se destacó un hombre de rostro encendido y sudoroso que llevaba sable colgado de una cuerda, y llegándose á Ibero, le obsequió bruscamente con un estrecho abrazo. Era Malrecado, agente de seguridad pública. Quiso el voluble polizonte arrastrar á Santiago á la manifestación popular; pero éste se negó: acababa de llegar de la batalla de Alcolea; tenía que ventilar en Madrid un asunto urgente, y lo primero era instalarse en la casa que habitó dos años antes. Interrogado el corchete sobre varios puntos, aseguró que el pupilaje de doña Mauricia Pando no había tenido variación. De la residencia de doña Manuela nada sabía... Reteniéndole casi á la fuerza, quiso Ibero saber si se hallaban en Madrid algunos amigos suyos que podrían ayudarle en la investigación emprendida. Díjole Malrecado que don Ricardo Muñiz estaba en aquel momento en el Gobierno Civil, armando con otros señores el tinglado de la Junta Nacional. Rivas Chaves debía de andar por los barrios bajos, que eran su terreno.

En esto, la procesión popular se atascó frente á Milaneses, chocando con otra que por la calle de Santiago venía de la Plaza de Oriente. La confluencia de las dos corrientes humanas produjo remolinos, más hervor y espumarajo de alegrías patrióticas. Torció Ibero hacia Herradores buscando paso franco, y tras él se fué Malrecado, en quien la frase de Ibero vengo de Alcolea determinó una fascinación irresistible. Venir de Alcolea era la mejor ejecutoria de valimiento político. La curiosidad y la ambición convirtieron al policía en satélite de Santiago. Corriendo á su lado, le refirió así los sucesos de aquel día:

"De madrugada se supo en Guerra que habíais ganado la batalla, y á eso de las ocho nos pronunciamos... El amigo Concha, don José, reunió Consejo de Generales, y se acordó nombrar Capitán General de Madrid á Ros de Olano, para que bajo el mando de éste fraternizáramos pueblo y tropa. Yo, que estaba encargado de vigilar á la Junta Central revolucionaria, me puse á las órdenes de don José Olózaga... La verdad, como buen liberal, yo trabajaba por el Progreso bajo cuerda... Mandóme don José

en busca de Rivero, escondido en la calle de Tabernillas... Le llevé á la casa de López Roberts, calle de la Libertad, donde ya estaban Madoz, Figuerola, Moreno Benítez... Muñiz me cogió después para que le acompañase á sacar de la prisión á don Amable Escalante, y á reunir gente que se le agregara... Fué don Amable al Principal; habló con el General Ros; pidió que se le diera orden para tomar armas del Parque... corrimos á San Gil ... volvimos... gritamos. Escalante arengó al pueblo soberano en la Puerte del Sal Puerta del Sol... Entusiasmo, delirio... Pena de muerte al ladrón...; Viva España con honra!... ¡Cayó para siempre, etc...! Amigo Ibero, siempre fuí de la cáscara amarga tirando á democrático... Pues sigo: Ros de Olano nombra Gobernador de Madrid á don Pascual Madoz, el cual me dice: "Malreca-do, ves en busca de Vega Armijo, del pollo antequerano y de..., no me acuerdo de quién. Yo me volvía loco de tantos quehaceres, de tanto ir y venir... En estos trajines me coge Rivero y me dice: "Malrecado, hágame el favor de avisar á don Vicente Rodríguez..., Ya no me acuerdo de lo demás que me encargó, y que no pude cumplir, por tener que correr al Ayuntamiento de-trás de don José Olózaga, llevándole un cartapacio con papeles... Junta reunida en el Ayuntamiento... Junta en el Gobierno civil... yo loco, atendiendo aquí y allá... Don Manuel Cantero me manda llamar á Pepe Abascal; éste me ordena que traiga á

Rojo Arias, y por fin se constituye la Junta Nacional, que gobernará hasta que vengan los amigos Serrano y Prim... Ahora se están formando las Juntas de distritos, y si usted quiere, influiremos para que en el mío pueda yo entrar siquiera como suplente, pues méritos sobrados tengo para

ello...,

Respondióle Ibero que á él no le importaban un ardite las Juntas. A Madrid venía por un negocio particular. Si á resolverlole ayudaba el señor Malrecado, se lo agradecería mucho; pero sin darle recompensa metálica ni empleo, pues él no tenía dinero ni valimiento político. Oído esto, se enfrió de súbito el interés que al aventurero mostraba Malrecado, y pretextando quehaceres en otra parte, dió media vuelta y le dejó en la calle de Leganitos... Poco tuvo que andar Santiago para llegar á la presencia de doña Mauricia Pando, que le recibió con su habitual finura. "Pase usted, señor Conde, y descanse... Ocupará la misma habitación de hace dos años. No tengo ahora más huésped que el señor de Confusio, que en estos momentos anda por Madrid viendo cómo cuece el pueblo la Historia verdadera... Está muy triste, porque su protector Beramendi no ha vuelto todavía de San Sebastián... Venga esa maleta, y despida usted al chico mandadero... Pase á su cuarto. ¿Quiere acos· tarse, quiere comer algo?... Al punto le serviré. ¿Qué dice?... ¿Lavarse, escribir? Aqua tiene agua, jabón, tintero y pluma. Le traeré papel del que usa Juanito para escribir

de los Reyes que aún no han nacido.,

Mientras Santiago sacaba de su maleta. la ropa limpia, la patrona informaba. "De Manuela Pez puedo decir á usted que ya no vive en la calle de San Ignacio, sino en la del Viento, esquina á la de los Áutores, ¿no sabe? en aquel altozano, frente al Arco de la Armería... Dos semanas hace que no la veo... Recibe algún dinero de su hija, y con eso y lo que aquí se agencia va tirando. A mi oreja ha llegado un rumor, salido, según creo, de la boca de Manuela Pez, y es que Teresita ya no está con el negro salvaje que la llevó á Francia, sino con un serenísimo Duque adinerado. No sé si es verdad. Si tiene usted interés en averiguarlo, váyase á la calle del Viento y hable con Manolita, que desde que se sublevó la Escuadra, según me han dicho, se pasa el día brindando por Serrano, Prim y Topete.,,

Pronto despachó Ibero su carta; luego redactó un telegrama para Madame Plessis, preguntándole por Teresa; devoró á prisa parte de lo que le ofreció la patrona, y salió para el correo y telégrafo. Despabiladas en corto tiempo estas diligencias, fué á la calle del Viento, donde no tuvo que hacer indagaciones para encontrar á la tramposa sutilísima, porque la suerte se la deparó en la calle rodeada de una turba de mujeres y chiquillos. Sólo por la exaltación patriótica podría explicarse la descompuesta facha y ademanes escénicos de Manolita. Arrastra-

ba la buena señora una falda negra de larga y deshilachada cola, recamada del polvo y basura de la calle; cruzaba su pecho una toquilla ó nube azul con desgarrones, y en su cabeza descubierta las guedejas grises mal recogidas tendían á enroscarse y esparcirse, como las serpientes de la cabellera de Medusa. Al público infantil y femenino que la seguía, arengaba con roncos disparates, que al llegar Ibero terminó de este modo: "¡Viva España con deshonra!... No, no, hijos míos: entendámonos. España con nuestra honra... somos la honra de España."

#### XXXIII

Acercóse Ibero, y aunque desde el primer instante hubo de conceptuarla borracha ó loca, abordó ante ella la cuestión magna. Para su información y consulta no tenía más que aquel triste documento, escrito con garabatos ininteligibles. "Soy Santiago Ibero—le dijo.—¿No me conoce usted? ¿No recuerda haberme visto dos años há en la casa de su amiga Mauricia Pando?... Vengo de Andalucía, y quiero que usted me dé noticias de Teresa, óigalo bien, de Teresa..., Soltó doña Manuela una risilla entre burlona y dolorida, y estas palabras incoherentes: "Vos, el salvaje negro... preguntáis por mi hija... ¡Oh! Teresa, Duquesa... hija del al-

ma... Llevadme, si gustáis, á la casa grande, ¡oh!... Veréis que ha sido ella, ella sola, sin mi consejo, la que ha tomado por querindango al Duque... ¡ah, el Duque!... Ahí le tenéis en el Regio Alcázar... Es de los Muñoces de Tarancón, que tienen una pata en el Trono de España y otra en Flandes de las Asturias. " El encendido color del rostro de la vieja, que echaba lumbre de sus mejillas, la peste á vinazo que iba delante de las palabras abriendo paso hacia el oyente, confirmaron á Ibero en la idea de que se las había con una pobre mujer alcoholizada.

Sintió el joven un impulso fiero de estrangularla ó segarle el pescuezo... A la fiereza sucedió instantáneamente la compasión, y el deseo de un informe cierto volvió á ganar su alma. Tiró del brazo de la vieja; la llevó al pretil que da frente al Arco de la Armería, y con palabras cariñosas trató de sacar de aquel turbado cerebro la verdad que buscaba "Serénese, doña Manuela, y respóndame á esta sola pregunta: ¿está Teresa en San Sebastián?... ¿Ha tenido usted carta de ella?... Contésteme, y no mienta. Tengo mal genio, y el que me engaña una vez no me engañará la segunda. Soy bueno para el que me dice la verdad. Doña Manuela, pasándose la mano por la cara, exhaló un gran suspiro. Los muchachos que la rodeaban prorrumpieron en chillidos burlones. Evocando toda su paciencia, Ibero procuró aislar á Manolita de la chusma que la toreaba. Una mujor dija á Santiago. "No la toreaba. Una mujer dijo á Santiago: "No le

haga caso, señor. Los días que se entrega al vicio, su cabeza es una pajarera..., "¿Es usted vecina de esta pobre señora?—preguntó Santiago á la mujer desconocida.—¿Puede decirme si sabe algo de lo que acabo de pre-

guntar?

-Sí, señor-replicó la mujer:-sé que la Teresita está en San Sebastián. He visto la carta fechada en aquel pueblo, en que dice á su madre que está buena, y le manda diez duros,... Interpúsose entonces doña Manuela con este nuevo chispazo de su incendiado cerebro: "Venid vos, gallardo negro y salvaje, á mi casa... No es casa opulenta, sino más bien de vecindad... de las de tócame... Tú, don Roque, busca á Teresa en la casa de enfrente... piso segundo... pregunta por los Muñoces de Tarancón, Duques ellos, Príncipes ellos... Yo aguí mirando... yo aquí viendo pasar la España con deshonra... Hijos, įviva la Libertad que habéis conquistado con vuestro sudor! ¡Viva el sudor del pueblo!,... Volviéndole la espalda, Ibero miró á la calle, y vió que al frente de un grupo pasaba Rivas Chaves. Con repentino júbilo le llamó por su nombre dos, tres veces. Pero el patriota iba ya lejos en dirección de la Puerta del Príncipe, y no oyó la voz clamante. Pensaba Ibero que el primo de Manolita podía darle la luz que en vano quiso obtener del inflamado entendimiento de la vieja. Sin hacer ya ningún caso de ésta, que seguida de su coro angélico tiró hacia la calle del Factor, bajó por la de Re-

quena en persecución del amigo, perdido entre la multitud estacionada frente á Palacio. Abrióse paso con dificultad, y por fin, entre tantas cabezas allí aglomeradas, alcanzó á ver la de Chaves, que fácilmente de las demás se distinguía. Con fuertes voces le llamó hasta conseguir que se fijase en él. Alzando los brazos, el patriota le gritó con alborozo: "¡Hola tú, Iberillo, ven... Libertad tenemos!.. A fuerza de codos pudo Santiago llegar hasta él, y sin entretenerse en saludos, le dijo: "Don José, quiero entrar en Palacio; ya le diré por qué., El ardiente revolucionario, hecho á mandar al pueblo, empezó á dar voces: "Caballeros, abran paso, que este señor viene de parte de la Jun. ta., Luchando con la onda humana llegaron á la Puerta del Príncipe, que estaba entornada. Chaves empujó, diciendo: "Abre, Muñocito: soy yo; vengo con este amigo, que es de los de ley, y podemos confiarle una guardia., Tuvo tiempo Santiago de ver un papel de doble folio pegado en la puerta con obleas, en el cual se leía en letras gordas:

# En este edificio existen delegados de la Junta Provisional.

Hallose Ibero en el largo zaguán que conduce al patio, y lo primero que llamó su atención fué un joven de levita y sombrero de copa, que daba órdenes á una veintena de hombres del pueblo, armados unos, otros por armar. Con los instrumentos de guerra

que allí se repartían, podía formarse un pintoresco museo militar... Próximo al joven del alto sombrero, un caballero de mediana edad, vestido con elegancia y descubierto, hacía discretas indicaciones para organizar la custodia del edificio: era un empleado de la Intendencia. Un paisano joven de gallarda estatura, armado en toda regla con fusil, correaje, sable y canana, colaboraba en aquellas disposiciones salvadoras: era un empleado en la Fábrica Nacional del Sello. Actuaba también allí en la Plana Mayor don José Chaves, que había salido poco antes con una urgente comisión para la Junta. Suprema. Al volver con la respuesta, ocurrió el encuentro con Ibero. Entraron á un tiempo y...

Antes de referir la comunicación verbal que de la Junta Suprema trajo Chaves, conviene que se dé conocimiento del origen de aquella singular escena, tan contraria á la normalidad palatina. El joven de la levita y chistera (ambas prendas harto deterioradas, rugosas y polvorientas por el extremado roce que habían tenido con las multitudes populares en aquel agitado día) era un tipógrafo natural de Ciudad Rodrigo, llamado Casimiro Muñoz, que trabajaba en el periódico de la tarde La Reforma, fundado por Manuel Fernández Martín, y que tenía su imprenta y redacción en la Plazuela de Lavapiés, esquina á la calle del Tribulete.

En la mañana del 29, hallábase el buen Muñoz laborando en las cajas de su periódi-

co, cuando entró Fernández Martín con la noticia de la victoria de Alcolea, que era el Alleluia de la Revolución. Entre gritos de júbilo, se dispuso escribir, componer, imprimir y echar inmediatamente á la calle una Hoja extraordinaria. Todo se hizo con febril presteza. Los unos desde las cajas, los otros desde la redacción, percibían la efervescencia popular, y el jaleo entusiasta de las muchedumbres. Casimiro no podía contenerse, y apenas terminada su tarea, quiso ver, oir y palpar la Revolución, y hacerse suyo en cuerpo y alma. Fué á su casa, un cuarto piso en la calle del Humilladero; se puso los trapitos de cristianar, sin darse cuenta de la oportunidad de lucir su mejor ropa en día de trifulca, y se lanzó á las calles con el vago presentimiento de que su Destino le asignaba un importante papel en los albores del nuevo Régimen...

En la Puerta del Sol vió Casimiro á don Amable Escalante arengando al pueblo; oyó que en el Parque de Artillería podían los ciudadanos proveerse de armas. Corrió á la Plaza de San Marcial; pero el excesivo cúmulo de gente impidióle ser caballero militante. Inerme y sin otra prestancia que la que le daba su alto sombrero, fué hacia la calle de Bailén y Plaza de Oriente; notó que por la Puerta del Príncipe entraban hombres y muchachos de mal pelaje; colándose entre los grupos, llegó al patio, donde unos cuantos bigardos y chulos indecentes, con palos y navajas, intentaban desarmar á los

alabarderos. Algunos de éstos, sobrecogidos por las injuriosas amenazas y groserías de la plebe, entregaron sus picas; otros subieron á refugiarse y hacerse fuertes en el cuerpo de guardia llamado *el Camón*...

Contemplaba indignado el bravo cajista este desagradable espectáculo, cuando se le acercó un señor de aspecto distinguido que le dijo: "¿Es usted de la Junta?, Contestó Muñoz negativamente, doliéndose de no tener autoridad para enfrenar á la canalla... "Si no tiene usted autoridad, parece tenerla -dijo el desconocido sujeto, y esta manifestación fué el primer efecto de la ropa negra y sombrerote que el cajista llevaba.— Yo soy empleado de la Intendencia; pero nada puedo hacer. Esta gentuza la emprenderá contra mí si sabe que soy de la casa., Casimiro tuvo una idea luminosa, y con la idea brotó en su alma noble el propósito de ponerla en ejecución al instante.

"Proporcióneme usted en seguida—dijo al de la Intendencia—papel, pluma y tinta., Procediendo sin demora, como las circunstancias exigían, el caballero palatino le llevó á un entresuelo que daba á la Plaza de la Armería. Allí escribió Casimiro con letra gorda y en papel de barba el aviso que Santiago vió en la puerta del Príncipe. Dos más escribió, saliendo él mismo inmediatamente á fijarlos con obleas en las puertas de Palacio. Ordenó que fuesen cerradas las de la Plaza de la Armería, y sólo quedó abierta la del Príncipe. Fijados los cartelillos, volvió

adentro el hombre, y encarándose con la pillería que en el patio y pie de la escalera tramaba el asalto de las habitaciones altas, soltó con enérgica voz esta conminación: "¡Eh, pronto... á la calle!... Soy de la Junta... Estoy encargado de la custodia del Palacio Real... Ya viene la fuerza... A la calle,

digo."

Y sin detenerse salió á la Puerta del Príncipe con dos objetos: no permitir la entrada de más chulapería, y llamar á cuantos paisanos de honrado aspecto pasasen. ¡Nuevo y más admirable efecto de la levita y bimba, á que daban más autoridad las iracundas voces del atrevido tipógrafo! A muchos contuvo á empujones; á otros metió dentro, ofreciendo en nombre de la Junta dos pesetas por el servicio de guardia, y luego colocación en los trabajos del Ayuntamiento. Acertó á pasar Chaves, que era conocido y vecino de Muñoz, y con el refuerzo de tan buen ciudadano vió el cajista su obra coronada por el éxito. Otro de los que entraron á montar la guardia fué el empleado del Sello... Por fin, organizada una fuerza provisional honrada y de buena presencia, desalojaron á los gandules, y Palacio quedó en condiciones de defensa eficaz. En esto, el que se había hecho por su energía y audacia dueño de la situación, ordenó a Chaves que corriese al Gobierno Civil y notificase á la Junta lo que en Palacio ocurría. Fué allá el patriota, y acompañado de lbero volvió al poco rato, con esta desconsoladora respues.

ta: "Los señores de la Junta se están constituyendo... No pueden disponer envío de delegados ni de fuerza alguna hasta que se

constituyan.

—¡Vaya con la pachorra de los señores junteros! "Contra ella protestó Casimiro, pisando faerte en el patio y haciendo gala de la autoridad tan gallardamente conquistada. Entre tanto, Ibero y el paisano del Sello acabaron de limpiar el edificio de la gentuza que aún quedaba en las galerías y escalera. Presentóse á la sazón un viejecito, que era el llavero de Palacio, y Muñoz, acompañado de Ibero y Chaves, determinó hacer una requisa en las habitaciones altas, para ver si los pilletes habían cometido algún desmán.

Precedidos por el llavero, que iba fran. queando las puertas, los fingidos delegados de la Junta, recorrieron varias estancias lujosas, que á todos causaron maravilla. En las de la Infanta Isabel vieron y examinaron objetos curiosos, entre ellos un lindo librito de rezos. Entre sus hojas había una carta autógrafa de Pío IX, aconsejando á Su Alteza que no vacilase en casarse con el Conde de Girgenti... En una gabeta hallaron una carta del Infante don Sebastián, que contenía un mechoncito de pelo... Terminada la requisa, se les comunicó por el empleado de la Intendencia que habían lle. gado tres caballeros preguntando por los delegados que indicaban los carteles fijos en las puertas. Acudió Muñoz, dió á los tres señores enviados por la Junta cuenta y explicación de lo que había hecho para salvar el edificio desamparado por la autoridad, y entre el fingido y los verdaderos delegados para defensa, vigilancia y administración del Real Palacio, reinó perfecta concordia. Los guardianes legítimos aprobaron sin reservas lo dispuesto y ejecutado por los intrusos, y éstos, que tan gran servicio habían prestado á la Nación, quedaron agregados por aquella noche á la comisión oficial.

Dadas las nueve, algunos hablaron de descanso y cena. Ibero cogió á Chaves, y llevándole aparte, secreteó con él de este modo: "Dígame, don José, ¿este Muñoz es por ventura de los Muñoces de Tarancón, Duques ellos, Príncipes ellos...?, Soltó la risa el patriota, y con ella esta franca respuesta: "¿Te has vuelto tonto? ¡Si éste es un pobre cajista de La Reforma! Le conozco... somos vecinos en la calle del Humilladero... excelente muchacho, de los charros de Ciudad-Rodrigo, buen liberal y ciudadano de ley, como has visto.,

Suspiró Ibero; refirió su turbación y mortales ansias, añadiendo la poca substancia informativa que pudo sacar de la trastorna. da madre de Teresa. Cariñosamente le respondió el amigo que no se fiara de palabra alguna salida de la boca de la Manuela, pues la pobre mujer empinaba el codo más de lo regular, y de vez en cuando cogía unas turcas horribles que le duraban tres días. "Cierto es que cuando está peneque habla del nuevo arreglo de la hija con un

Muñoz de los de Tarancón; pero á mi ver, esta idea es tan sólo el vapor del vinazo y aguardentazo que se mete en el cuerpo... De si está Teresa en San Sebastián, nada puedo decirte. La suposición de que habite en este Real Palacio, ponla á la cuenta de la chispa que ha cogido Manuela estos días para celebrar á su modo la sublevación de la Escuadra. Y para más seguridad, requisaremos todo el edificio de abajo arriba... ¿Qué piensas?

—Que con mi pena y mi cansancio, estoy tan borracho como mi suegra... y basta que una cosa sea disparate para que la piense yo... Mis dudas son peores que la muerte.,

# XXXIV

Avanzada la noche y cerradas las puertas de Palacio, bajaron á las cocinas Muñoz y uno de los delegados en busca de provisiones. Tan sólo hallaron un jamón en dulce, tres botes de melocotón en conserva y dos panes grandes, duros ya como adoquines. Esto no era bastante, y como también había que repartir algo de cenar á los cincuenta y tantos hombres, entre paisanos y alabarderos, que componían la guardia, resolvieron mandar traer de fuera pan y butifarra en abundancia; el vino indispensable subié-

ronlo de las bien surtidas bodegas de Palacio. Ibero y Chaves, una vez que requisaron sin resultado alguno los pisos segundo y tercero, bajaron á tomar su parte de cena... Por iniciativa del empleado de la Intendencia se cometió la expoliación más inocente que los guardianes podían permitirse. Del rico depósito de tabacos habanos que en los sótanos había, mandaron subir un par de docenas de cajas, con lo que, después de llenarse los bolsillos (que hay que mirar siempre por el día de mañana), tuvieron para fumar toda la noche. El tabaco es la alegría de las guardias y el mejor compañero

de los largos plantones.

El incansable Muñoz y tres más descendieron nuevamente á las cocinas y despensas. Olfatearon y revolvieron diferentes escondrijos, y en un cuarto obscuro destinado á depósito de cenizas encontraron una maletita de viaje. Con el precioso hallazgo subieron al entresuelo, donde tenían su Cuerpo de guardia. Abierta fué la maleta con las debidas formalidades, y de ella sacaron seis mil duros, parte en billetes, parte en oro y plata, varias sortijas de oro y brillantes, dos de ellas con la corona real, un collar de perlas en su estuche, unas tenacillas de plata para el azúcar, y varias prendas de ropa interior de caballero.

De todo se levantó acta minuciosa, que firmaron los delegados con Muñoz y Chaves, y se redactó un oficio al Gobernador de Madrid, don Pascual Madoz, para que se hi-

ciese cargo de aquellos objetos y de otros que en el curso de la noche se encontraron. Êntre éstos figuraba un interesante libro de apuntes, descubierto por Ibero y Chaves en las estancias del Príncipe Alfonso. Era el Registro en que los Gentileshombres del Cuarto de Su Alteza, señores Morphy, Ulibarri y Losa, anotaban diariamente los actos, juegos, lecciones y dolencias del heredero de la Corona. Pasada media noche, el sueño y la fatiga rindieron á los guardianes del Real Alcázar. Los que no debían permanecer en vela acomodáronse en divanes de la Intendencia, ó por la galería pasaban al Camón; otros descubrían, en los entresuelos altos y bajos de la servidumbre, mullidos lechos. Ibero y su amigo se apoderaron de un cuartito próximo á la Escalera de Caoba, en el cual solían dormir los Monteros de Espinosa. Las camas, aunque de campaña, ofrecían comodidad á los hombres rudos, desconocedores de la molicie. Chaves dijo á su compañero: "Acuéstate y descansa, que á Madrid has traído agujetas y desvelo de ocho días... Paréceme que has echado ya de tu pensamiento esa maldita idea.

—Sí—dijo Ibero tendiendo á lo largo sus doloridos huesos.—¡Teresa en Palacio!¡Desatino como ese...! Fué una turca horrorosa que me comunicó doña Manuela con su aliento envenenado... Ya se me despeja la cabeza, ya me habla el corazón, y me dice... Necesito recogerme para oir bien lo que

quiere decirme.,

Tumbóse á su vez el patriota, y al poner su cabeza en la almohada, la puso ya dormida... Santiago, cuya excitación cerebral se rebeló un instante contra el sueño, recordó palabras interesantes de su maestro el capitán Lagier. Este le había dicho en Cádiz: "En nuestra conducta influyen de un modo misterioso seres inteligentes é invisibles... No te preocupes de las experiencias y comunicaciones... Los buenos espíritus vendrán á tí sin que tú los llames,... Repitiendo estas palabras con un deseo muy vivo de que tuviesen eficacia real, entre dormido y despierto Santiago vió á Teresa... Entraba la hermosa mujer en la estancia, mal alumbrada por el mechero de gas de la próxima Escalera de Caoba, y pasito á paso se aproximaba risueña, con aquel ángel de su mirada y rostro que no tenían en toda la humanidad semejante. Ibero le dijo: "Teresa, ¿dónde estás?... Para que no dude de tí, dime en qué pueblo estás., Vestía Teresa como en el obrador de encajes, con su elegante delantal blanco recamado de cintitas rojas. Viéndola muy cerca, inclinada y sonriente, con vaga expresión de burlona confianza, el amante le habló así: "Teresa, dime si te has muerto... Por Dios, dímelo, y no me tengas en estas ansias. Si estás en la Eternidad, allá iré yo contigo,... Pasado algún tiempo, cuya duración el durmiente ó semi despierto no podía precisar, la imagen de Teresa se desvaneció.

Santiago repetía en su cerebro la visión

próxima de las estancias de Palacio por las cuales había discurrido con Chaves y el viejecito llavero; vió las enormes salas silenciosas y frías, de altos techos, en que bailaban figuras pintadas; las paredes revestidas de riquísimas telas, las estofadas consolas, las chimeneas de jaspe que sustentaban relojes y candelabros con muñecos mitológicos; los retratos de Reyes muertos, el manso Carlos IV, el narigudo Carlos III, y Reinas con blancas pelucas y deformes tontillos; vió las sillas y altos sillones puestos en for-mación á lo largo de las paredes, gravemente vestidos de sus fundas de lienzo, como frailes con los capuchones calados en laringlera del coro... Las estancias pasaban; una se iba, y llegaba otra. En la última vió á doña Isabel pintada con tintas y pinceles de adulación, vestida de azul y plata, el cabello en cocas, medio cuerpo dentro del inflado miriñaque, coronada la frente, los claros ojos azules diciendo bondad, pereza mental, abulia, la mano derecha blanda. mente caída sobre un cojín rojo, donde estaban la corona y un cetro ideal, semejante al que llevan los reyes de baraja.

En medio de esta soñación de los aposentos palatinos, apareció de nuevo Teresa, con su trajecito de encajera... Pisaba las blandas alfombras de Santa Bárbara ó las finas esteras de junco, con voluble y gracioso andar... Ibero, angustiadísimo, bañada la frente en frío sudor, le decía: "Ven aquí, Teresa: ¿qué haces? ¿por qué andas de un lado á

otro sin fijar tus ojos en mí? Acércate y dime si te has muerto... Voy creyendo que ya no estás en el mundo de los vivos, sino en el de los espíritus inteligentes é invisibles. Si es así, ¿por qué te veo?... ¿Seré yo también espíritu, y me habré muerto como tú? Sácame de esta duda; y si en realidad somos espíritus, ¿por qué estamos en este caserón maldito y no en los libres espacios del Universo?,,

Las diez del día 30 serían cuando despertó Chaves, y tan profunda y sosegadamente dormido vió á su compañero, que no quiso interrumpirle el sueño y salió en busca de los demás guardianes para ver qué novedades ocurrían. El primero que se echó á la cara fué Casimiro Muñoz, coronado ya de su respetable sombrero. Disponíase el valiente joven á volver á su trabajo de cajista, satisfecho de haber evitado el saqueo y profanación del Real Palacio en el turbulento 29 de Septiembre. A la misma hora en que Muñoz salía de la que fué morada de los Reyes (día 30), entraba un chico de Telégrafos en la humilde casa de doña Mauricia Pando, calle de Santa Margarita. Llevaba un telegrama para Santiago Ibero, transmitido desde París por la primera oficiala de Madame Plessis. Aunque cerrado lo guardó la patrona esperando el regreso del huésped, bien puede el historiador penetrar dentro del papelejo y leer y traducir su conte-nido. Así decía: "Ursula y Teresa en Bia-rritz San Sebastián trabajando artículo.— Pauline ...

## XXXV

A Biarritz llegaron las dos mujeres el 18 de Septiembre, y el 20 fueron á San Juan de Luz v San Sebastián. A los tres días tornaron á Biarritz. Anualmente hacía la Plessis su excursión mercantil á la frontera de España, y en aquel otoño tuvo singular empeño en llevar consigo á Teresa. Resistió la española cuanto pudo; mas al fin fué conquistada por la autoridad y el cariño de su patrona. Del inopinado viaje dió conocimiento á Santiago en carta que le dirigió á Madrid, según aviso de él, al cuidado de Vicentito Halconero. Entre otras cosas amables y chuscas, le decía: "Para evitar que me conozcan, me visto y me peino de una manera algo estrambótica, me finjo italiana, tomo el nombre de Beatrice, y hablo un francés enteramente macarrónico. El 27 volveremos á San Sebastián. Escríbeme allí: Hotel Ezcurra...

Hallábanse las encajeras el 29 de Septiembre muy atareadas, trabajando su artículo de casa en casa y de hotel en hotel, cuando llegaron á San Sebastián las emocionantes noticias de Alcolea y Madrid. España entera se estremecía de júbilo; sólo permanecía muda y al parecer tranquila la bella Easo, por respeto á la desdichada Majestad que en su recinto se albergaba. Suspendidos los ne-

gocios por la grande inquietud de la colonia estival, Ursula y Teresa salieron á ver lo que ocurría. No lejos del Hotel de Inglaterra, donde moraba la Corte, vieron partir los coches de la Casa Real hacia la estación. No necesitaron preguntar... En los corrillos próximos decía la gente que el Marqués de la Habana llamaba desde Madrid á la Reina... Su presencia sola calmaría la tempestad... Al poco rato, hallándose las parisienses en el paseo del Urumea, vieron que los coches volvían de la estación con las mismas personas que antes llevaron... ¿Qué ocurría? Pues nada: que estando ya Su Majestad y Real Familia y servidumbre dentro del tren, llegó otro despacho de Concha, diciendo poco más ó menos: "Que no venga. Esto está que arde... Ya no hay remedio.,"

Entró de nuevo la Señora en el Hotel como en una cárcel, y el infortunio pesó ya gravemente sobre su corazón. Aún sentía en su cabeza la corona, por costumbre de aquel peso ideal, y engañada todavía de los espejismos puestos ante sus ojos por la supers. tición, vislumbraba socorros enviados á última hora por la Providencia. Y si la Reina, dentro de su improvisado palacio, esperaba el milagro, fuera del edificio y frente á él la embobada multitud, montando á pie firme la incansable guardia de la curiosidad, leía en las puertas y ventanas de una fonda la última página de un reinado. El buen pueblo de San Sebastián y la colonia de forasteros castellanos no sentían inquina contra la Reina; pero sí un fuerte anhelo de la novedad histórica, de ver cómo se deshacía una época, y cómo corrían á encasillarse en la Actualidad los tiempos que algunos días

antes parecían lejanos.

Embutidas entre la multitud atenta y piadosa, Teresa y Ursula también leían en el rostro del Hotel de Inglaterra lo que aún faltaba saber del acabamiento de una dinastía. Es bella la muerte de las cosas gran. des... La caída de un trono no se ve todos los días... ¿Cómo es un soberano en el momento de quedar cesante? En estas ansias de curiosidad estaban las encajeras, cuando junto á ellas se abrió paso un caballero cuarentón, de noble y gallarda figura. Teresa lo señaló á su amiga con estas palabras: "Ese que ha pasado y entra en el palacio es el Marqués de Beramendi... excelente persona... y de mucho talento. De seguro dará á doña Isabel buenos consejos.,

Sin que nadie le detuviera, pasó Beramendi á una estancia del piso bajo, donde vió cuatro personas, mudas, pensativas: eran el Alcalde de la ciudad, un diputado por Guipúzcoa, un teniente coronel de Ingenieros y el Gentilhombre de servicio. A éste manifestó Beramendi su deseo de hablar brevemente con la dama de la Reina, Marquesa de Villares de Tajo. En el corto tiempo que tardó en presentarse la moruna, el Marqués cambió con aquellos señores palabras de cortesía mortuoria, como las que amenizan las visitas de duelo, los entierros

y funerales. El Gentilhombre, anciano de larga domesticidad en la casa, suspiraba... y aun creía en los milagros políticos. Escuchándole, Beramendi no pudo eximirse de la tristeza que proyectaba la casa de la Reina sobre cuantos entraban en ella. La Corte de España, reducida á la vulgar estrechez de los cuartos de una posada, sugería meditaciones dolorosas. ¡Qué soledad, qué abandono! Los Grandes de España, los Próceres del Reino, ¿dónde estaban? ¿dónde los Príncipes de la Milicia, de la Magistratura, de la Iglesia? El pobre Trono se caía sin que le prestase apoyo su robusto hermano el Altar.

La entrevista del caballero con Eufrasia fué breve. Apartáronse los dos á un ángulo de la estancia para hablar, en pie, como si hicieran alto en medio de un camino. "Vengo á decirte que si la Reina persiste en la buena idea de la abdicación, debes hacer los imposibles para que ciertas personas enfatuadas no malogren este pensamiento, única salvación que se vislumbra... He tenido noticias directas de Serrano. Si doña Isabel abdica en don Alfonso, salvará la dinastía, ya que no salve su persona. El Duque de la Torre no pondrá obstáculos á esta solución.

—Hay otra mejor—dijo la dama sin ne-cesidad de bajar mucho la voz, pues á con-secuencia de un enfriamiento estaba casi afónica.—Esta solución que voy á revelarte tiene sobre la tuya la ventaja de que no hay que pasar por el sonrojo de tratar con Serrano... A mí se me ocurrió esta idea feliz, y cuando tenía la palabra en la boca para decirlo á la Señora, saltó ella con lo mismo... Las dos lo pensamos á un tiempo... Como que es la pura lógica... Oye: Su Majestad tomará el camino de Logroño, y en presencia de Espartero abdicará en el Príncipe de Asturias...

-Bien, admirable.

—Falta lo mejor... La Reina, después de abdicar, partirá inmediatamente para Francia, dejando al nuevo Rey en poder del Re-

gente Espartero.

—¡Admirable... hermosísimo!— exclamó Beramendi con sincera convicción y entusiasmo.—Es la clave del porvenir, es la salud de España... Pero... ya debíais estar andando hacia Logroño... El tiempo apremia... No hay que perder horas ni minutos.

-Esta noche se decidirá la partida...

—¡Ay, Dios mío! temo aplazamientos que serían mortales; temo que algún mal amigo, algún obcecado palaciego, tuerzan esa direc-

ción salvadora, la mejor, la única.

— Veremos — dijo la dama con bostezadora indolencia. — Dios nos inspire á todos. Retírate. Tengo que volverme arriba. La Señora, don Francisco y Roncali están tratando de los términos del Manifiesto que se ha de dirigir á la Nación.

—Y España dirá: "¿Maniflestos á mí?, Es hora de hablar al país con hechos robustos,

no con retóricas vacías.

-Los hechos á veces quieren hablar y no

pueden,—murmuró Eufrasia con voz apenas perceptible, arropándose en su manteleta.

—¿Tienes frío...?

—Siento el frío de la proscripción... La desgracia de doña Isabel me ha cogido desprevenida... Si hubiera yo sospechado que venía tan pronto, no habría salido de mi casa. Pero no puedo decir: "ahí queda eso., No se trata va de la Reina, sino de la amiga.

-Merece consideración la pobre Majes. tad, abandonada por los que la llevaron á la perdición. ¿Qué Ministros quedan aquí?

-Ninguno más que este señor Roncali. Catalina, Orovio, Belda y Coronado se han ido á Francia. Ponen á Concha que no hay por dónde cogerle.

-Y Concha dice que aquí sigue funcionando la Camarilla, y que se expiden órde-nes militares sin el refrendo del Ministro de

la Guerra.

-No hablemos del Marqués de la Habana, que ha jugado con dos barajas, la de Isa-

bel II y la de la Revolución.

-Eso no es verdad. Se le han pedido á Concha milagros, y esos no los hace más que Sor Patrocinio... En fin, amiga mía, no es ocasión de disputas agrias. Unica absolución de tantos errores: salir inmediatamente para Logroño...

Yo lo aconsejo... Idea mía fué... No puedo decir más. Adiós, Pepe... Tengo frío.
Adiós, moruna... Cuídate. Estos aires

de la frontera son malos.,

Despidiéronse afectuosos, y Eufrasia su-

bió lentamente, agobiada por inmenso tedio, la escalera del Hotel-palacio. El silencio de muerte que reinaba en la última residencia de la Monarquía, fué turbado por el trajín de los criados que servían la comida en las habitaciones altas. Comida y servicio resultaban de una modestia grave, sin ningún esplendor palaciano. Los Reyes y Príncipes estaban en aquella vivienda, relativamente pobre, como inquilinos desahuciados que al abandonar la casa sin saber á dónde ir, se aposentan por una noche en la portería.

El día 30 amaneció envuelto en la dulce humedad de las mañanas cantábricas. El toldo de plata, sin lluvia, velando los ardores del sol, era propicio á la vagancia callejera y al abandono de los negocios. Desde muy temprano acudieron las bandas de curiosos á situarse frente al Hotel, á la entrada de la *Concha*. Muchos que iban al baño, con la sábana envuelta en hule, se detenían para ver cosa tan desusada como el éxodo de

las Instituciones.

Acudieron también al acto las encajeras, y estando en filas, vieron que, como en la tarde anterior, entraba en la morada Real el Marqués de Beramendi. No necesitó ser introducido: al dar sus primeros pasos en el interior de la casa, observó una completa relajación de la etiqueta. Resueltamente pasó al gran salón de la derecha, que era el comedor del Hotel. La mitad, ó una tercera parte de la mesa, tenía mantel y servicios de desayuno de café y chocolate, ya consu-

mido. En la otra parte, sobre el tablero desnudo, se veían maletitas, sacos de viaje, líos de bastones, espadines y paraguas. De manos á boca tropezó Beramendi con

el Marqués de Loja, don Carlos Marfori, Intendente de Su Majestad. Saludáronse con afecto empañado por la tristeza. Conocía Fajardo al sobrino de Narváez desde los tiemjardo al sobrino de Narvaez desde los tiempos en que no figuraba en la política ni tenía más significación que la de su parentesco con el General; le apreciaba por su caballerosidad y por la firmeza de sus ideas retrógradas, que sostenía con modestia y sin ofender á nadie. Después, cuando Marfori escaló un Ministerio, y de éste saltó á Palacio, ya era otra cosa. El trato entre ellos fué manos frequente, y sus relaciones algofué menos frecuente, y sus relaciones algo frías. Apenas cambiaron sus saludos en aquel día nefasto, comprendió José María que era un tanto impertinente hablar de política. No obstante, se aventuró á esta sencilla pregunta: "¿Va Su Majestad directamente á Francia?... Algo se ha dicho de viaje á Logroño...,

Arrugó su entrecejo Marfori al decir: "¿Pero no comprende usted, mi querido Marqués, que será humillante para la Reina de España ir á pedir protección á un General, aunque éste se llame Espartero?... Toda concomitancia con progresistas ha de ser funesta... La Reina sale de España persuadida de que su pueblo la llamará pronto dida de que su pueblo la llamará pronto... tales horrores hemos de ver aquí..., No dijo más. Las disposiciones para la

partida solicitaban su atención. Indignado Beramendi por lo que había oído, contempló un rato al don Carlos dando sus órdenes á la turba de servidores, uniformados unos. otros no. Le miró con encono, viendo en él la torpe influencia que torcía los propósitos saludables de doña Isabel. Entre tanta gente desmedrada y anémica, se destacaba la figura de Marfori por su recia complexión sanguínea y su tipo árabe, afeado por el grandor de la boca y el desarrollo del maxilar. Su prognatismo desvirtuaba la belleza de los ojos negros y de la figura garbosa, amenazada ya por la obesidad incipiente. Era impetuoso, autoritario, ejecutivo; su altanería ante los iguales tenía el atenuante de la educación exquisita que le había enseñado la finura y amabilidad. Estas prendas resplandecían en él en ocasiones normales, aun en el trato con los inferiores.

De pronto, alguien tocó el brazo de Beramendi. Un hombre, un señor que no denotaba su jerarquía con ningún signo exterior, y lo mismo podía ser gentilhombre que criado, le dijo: "Su Majestad está en la salita de enfrente... Desea que pase el señor Marqués á saludarla., Corrió el caballero á la sala de la derecha del vestíbulo, y hallóse frente á Isabel II sentada, vestida de viaje, con dos señoras en pie por cada lado. La una era Eufrasia. Con lástima hondísima, Beramendi notó en la faz arrebolada de la Reina la tensión muscular, el esfuerzo fisiológico por revestirse de entereza. Cuando

el prócer besaba su mano, ella le retuvo forzándole á permanecer inclinado para que oyera lo que no quería decirle en alta voz: "Ya sabrás que se ha desistido de ir á Logroño... Lo hemos pensado... No puede ser... ¿A qué...? No más humillaciones... Yo me voy por no agravar las cosas, por evitar el derramamiento de sangre... Pero ya me llamarán, ya volveré... ¿No crees tú lo mismo?,

Mintió con tanto descaro como piedad el buen Fajardo, respondiendo así: "¿Qué duda tiene? Llamaremos á Vuestra Majestad... y Vuestra Majestad vendrá con la rama de oliva, con el laurel..., No encontraba en su mente las tonterías propias de la dolorosa

situación.

La Reina se impacientaba. ¡Salir, salir de una vez... no prolongar más tiempo la terrible ansiedad con su lado patético y su lado embarazoso!... Levantóse la Soberana, y tocando con su mano augusta el brazo de Beramendi, le dijo: "Francamente, creí tener más raíces en este país., Y cuando el apiadado amigo le decía que sus raíces, á pesar de aquel suceso, eran hondas y fuertes, entró en la sala don Francisco, vestido de paisano, dispuesto para la partida. Su figura y su voz, no muy apropiadas á las grandezas, añadieron escaso interés á la escena dramática, que alguna vaga semejanza tenía con las salidas para el patíbulo. En muchos casos no vale una corona menos que una vida. Aparecieron las Infantitas

con sus ayas, y tras ellas el Príncipe de Asturias llevado de la mano por la señora de Tacón... Vestía Su Alteza trajecito de terciopelo azul. Su carita descolorida y la tristeza resignada de sus grandes ojos, expresaban mejor que todas las miradas y rostros presentes el duelo monárquico y doméstico... ¿Qué faltaba ya? Nada más que la orden de partir.

## XXXVI

La multitud que ante el Hotel-palacio aguardaba la interesante función de la salida, vió aparecer á doña Isabel del brazo de don Francisco... Su presencia fué saludada con un murmullo de acatamiento respetuoso, y nada más. Atajaron los pasos de la Reina algunas mujeres, que se agolpaban en los peldaños. Eran criadas palatinas, señoras pobres, que habían recibido limosnas de la bondadosa Soberana. De rodillas le besaron la mano; prorrumpieron en tiernos adioses, sollozando... No pudo ya doña Isabel conservar su entereza, y llevándose el pañuelo á los ojos, trataba de abreviar la escena lastimosa... No sabía qué decir... "Adiós, hijas... No lloréis... Volveré... España me quiere... Yo... Adiós... Volveréis á verme.,

Partieron uno tras otro los blasonados coches, desfilando con la prisa que fatalmen-

te se impone á las salidas no triunfales. En la estación se habían tomado precauciones para impedir la entrada del público. Acomodáronse todos: la dinastía fugitiva en los coches regios, los demás en departamentos de primera... La media compañía de Ingenieros que había de escoltar á Su Majestad hasta Hendaya, ocupaba coches de corunda á la cola del trop. La mécuina por segunda á la cola del tren. La máquina no tardó en pitar con áspero bramido, y pronto arrancó sin que se oyeran vivas: el mudo respeto suplió las exclamaciones, mandadas recoger por inoportunas.

En un coche de primera se metió Beramendi, con dos oficiales de Ingenieros y un Diputado de la provincia. El duelo se despedía en la frontera. Pero los acompañantes de la difunta Monarquía no guardaban silen. cio en aquel viaje; que en los entierros, comunmente, los que van de reata combaten el tedio con expansivas conversaciones. Ha-blaban, pues, del suceso: el más taciturno era Beramendi, que reservaba sus pensamientos por creerlos tal vez demasiado cru-

dos para dichos en alta voz.

Cavilando más que diciendo, el sagaz caballero, entre San Sebastián y el Bidasoa, lanzaba á los espacios estas tristes ideas: "¿Qué pensarán de esto, si pueden pensar y formar juicio de las cosas de nuestro mundo, las cien mil víctimas inmoladas por Isabel desde su cuna hasta su sepulcro?... Llamo sepulcro á su destierro. Las cien mil vidas sacrificadas en la guerra de sucesión

y en las innumerables revueltas intestinas por y contra Isabel, ¿qué himno de justicia tremebunda cantarán en este día? Véase la tragedia de este reinado, toda muertes, toda querellas y disputas violentísimas, desenlazada con esta vulgar salida por la puerta del Bidasoa, como si los protagonistas ó causantes de tantas desdichas fueran á tomar baños, ó á vistas y regocijos con otros Reyes... Dígase lo que se quiera, la Libertad ha sido en España mansa, benigna y generosa; no ha sabido derramar más que su propia sangre, como cordero expiatorio de aje-

nas culpas...,

En Hendaya formaron los Ingenieros en el andén, y con rápido paso los revistó la Reina, del brazo del Rey; llevándose el pañuelo á los ojos, saludaba con ligera inclinación de cabeza. La infeliz Señora tuvo en aquel instante el momento más amargo de su tránsito á tierra extranjera. Sin volver atrás la vista, penetró en el tren francés. Los Ingenieros quedaron en Hendaya; habían llevado al duelo la tradicional cortesía del Ejército español, y á España se volvían á colaborar en la Historia nueva. Beramendi siguió con idea de no pasar de Biarritz, donde tenía su familia, y en el término de su viaje vió un espectáculo que resultó tan triste como el de Hendaya. En el andén estaba Napoleón III, rodeado de un brillante acompañamiento militar. El Emperador, rechoncho ya y avejentado, entristecía el cuadro con su rostro tétrico y dormilón, con su

nariz romana, bajo la cual salían horizontalmente, á un lado y otro, las afiladas guías de sus bigotes. Entró Napoleón en el coche Real, y allí estuvo unos diez minutos... Al salir, su semblante expresaba una profunda indiferencia del suceso político y una eti-

queta glacial ante la desgracia.

No se fijó en esto Beramendi, porque á la estación salieron su mujer y Tinito, y á ellos hubo de acudir cariñoso: no les había visto en seis días... Y aconteció que Tinito, viendo al Príncipe Alfonso asomado en la ventanilla, se desprendió de la mano de su madre, y anduvo un poco hasta llegar cerca de su amiguito, y le saludó con la mano, no atreviéndose á expresar su duelo de otro modo. Reparó en él Alfonso, y puso una cara tan triste, que el niño de Beramendi rompió á llorar. Su madre fué corriendo hacia él; le apartó del tren regio... También acudió el padre, que entre besos le decía: "No llores, hijo. Alfonso volverá. Fíjate en él ahora. ¿No ves cómo te mira y se son-ríe?... ¿Qué te has creído tú? El Príncipe tu amigo viene á Francia á tomar aires. Estate tranquilo. Volverá; en España le hemos de ver.,

No acababa de convencerse el dolorido chicuelo, ni las caricias de los amantes padres atajaban sus lágrimas, únicas que corrieron en aquel acto final del drama dinástico. Calmándose ya, estrechado por los brazos maternos, preguntó sollozando: "Dime, papá:

y la Reina... ¿volverá también?

—¡Ah!... eso no puedo asegurártelo, hijo mío. Yo creo que no. Para salir de dudas, cuando vayamos á Madrid se lo preguntaremos á *Confusio*, que es quien sabe de estas

cosas."

Diciendo esto, el tren arrancó. Los Beramendi vieron pasar á doña Isabel, que en pie, dejando ver media figura en la ventanilla, saludó á todos, de Emperador inclusive abajo, con el aire de majestad delicada y bondadosa que era su gran éxito personal en los actos solemnes. Así lo vió María Ignacia. Otros creyeron que el paso de los claros ojos azules de la Soberana fué rapidísimo y cortante, como el del diamante que

raya el cristal.

El sagaz historiófilo Pepe Fajardo siguió á la Majestad con el pensamiento, diciéndole: "No volverás, pobre Isabel. Te llevas todo tu reinado, más infeliz para tu pueblo que para tí. Impurificaste la vida española; quitaste sus cadenas á la Superstición para ponérselas á la Libertad. En el corazón de los españoles fuiste primero la esperanza, después la desesperación. Con tu ciego andar á tropezones por los espacios de tu Reino has torcido tu Destino, y España ha rectificado el suyo, arrojando de sí lo que más amó... Vete con Dios, y ahora... aprende á pensar... Piensa en lo que ayer fuiste, en lo que hoy eres.,

¿Quién puede decir lo que pensaba la destronada Isabel, cuando por los risueños campos bearneses la llevaba el tren hacia Pau,

cuna y nidal de sus antepasados? Tal vez, del fondo negro de su pena por el ultraje recibido, saltaba un chispazo de alegría; tal vez, como acontece en los más hondos dramas humanos, el dolor engendró un goce, y el llanto una sonrisa... y con la sonrisa brotó en el pensamiento esta frase de placentera conformidad: "Me han echado... y ellos gozan de libertad... Bien, ¿y qué? Ahora... yo también libre.,

# XXXVII

La última visión de Madrid en la retina de Santiago fué un ciclo de rápidas imágenes, que le resultaban gratas por la reciente placidez de su espíritu. Le causó risa el ver á Maltranita hinchado de fatuidad en la Junta de su distrito, y asaltando con radicalismos de última hora un puesto en Gobernación... Malrecado, asido á los faldones del inaprensivo joven, se coló también en el Ministerio, mientras Segismundo Fajardo, hijo de Gregorio y sobrino de Beramendi, se filtraba en Hacienda, al arrimo del conspicuo señor de Oliván, que era de los técnicos, y por tanto insustituíble... Ya se hablaba del Ministerio de la Revolución: Serrano, Presidente: Prim, Guerra; Sagasta, Gobernación; Ruiz Zorrilla, Fomento. Los demás serían unionistas. La inmensa grey desheredada del Progreso y Democracia, aprestábase á invadir los nacionales comederos.

A Leoncio encontró Ibero en la calle del Arenal; rápidamente hablaron; citáronse para la tarde. Aquel día, 1.º de Octubre, repitiéronse las ruidosas expansiones populares en la Puerta del Sol. Una de las Zorreras, la más joven según versión digna de crédito, arrebatada de patriotismo y de ardoroso frenesí revolucionario, se dejó decir, moviendo caderas y arremolinando faldas, que para celebrar el triunfo de la Libertad se ofrecía gratis para todo el que quisiera. Con igual esplendidez hubo taberneros que brindaron gratuitamente al público libre sus bautizados vinos... Recobró Santiago en aquel venturoso día la paz de su alma, porque á más de recibir el telegrama de que se ha hecho mención, tuvo la dicha de ver en Madrid á Lucila y Vicente Halconero con toda la familia. La carta de Teresa que en sus manos pusieron fué un celestial aviso para el pobre aventurero, que ya iba viendo claro en la obscura mentira frívolamente acogida y divulgada por Tarfe.

Demente con la Revolución, en la cual veía esplendores y maravillas sin cuento, Vicentito se pegó á su amigo Ibero y no lo dejaba á sol ni sombra. Lucila, embelesada con la sabiduría de su hijo, soñaba con que éste llegase á ser en el nuevo Régimen el águila de la Historia. Cordero no se apeaba de su montpensierismo. "Al fin y á la postre

-decía,-tendrán que ponerle en el Trono, pues no hallarán rey más económico y administrativo., Y maravillado del pacífico advenimiento de la Revolución, repetía con orgullo esta frase pescada en el mar revuel-to de la Prensa: "Las naciones extranjeras

nos admiran...

Llamado por conducto de Leoncio (que iba á ser colocado con pingüe destino en el Museo de Artillería), fué Ibero á casa de Tarfe, el cual le abrazó con franqueza cordial, y pidióle perdón por la gran sofoquina y trastorno que le había ocasionado en el viaje, repitiendo con ligereza opiniones de los amigos, que ya consideraba erróneas. "Pensé yo pagarte con un destinillo—añadió,—los servicios que has prestado á la Revolución en París y Londres, en Cádiz y en Alcolea; pero como no quieres empleo, según me asegura Leoncio, yo me permito po-ner en tu mano (sacando un bolsillito con monedas de oro y contando algunas)... en tu mano, digo... estos cien duros, para que con ellos compres lo que te sea más necesa-rio, ó los gastes en divertirte y en echar al aire las canas que aún no te han salido.,,

Por la expresión que vió en el rostro de Ibero, pensó Tarfe que su amigo, echando por delante algunos melindres ó quijotescos escrúpulos para cubrir la dignidad, aceptaría la remuneración. Pero no fué así. Poniendo en su negativa una sequedad cortés y delicada, el riojano salió del paso con estas razones: "Lo agradezco, señor... Destine

esa cantidad á recompensar á otros más dignos. No soy yo tan pobre como usted cree... Casi, casi soy rico... No insista, don Manuel..., Y con esto y reiterando las gracias, se despidió del aristócrata revolucionario... Ya lejos de la casa y divagando solo, pues Leoncio se fué por otro lado á sus quehaceres, comentó Ibero su negativa, sazonándola con cierta ironía salobre y con los granos dulces de su naciente optimismo: "Yo, caballero sin caballo, aventurero desengañado de las grandezas, soñador perdido tonta-mente en el camino de las glorias políticas y militares, quiero darme el tono de recha-zar los cien duros que me ofrece este caballerete de la Unión Liberal por mis vanos servicios. Es un orgullo como otro cualquie. ra, es la nueva grandeza que me nace en el alma para llenar el hueco que dejaron las otras... Aventurero desventurado, voy en busca de aventura nueva... y á ella quiero ir pobre y desnudo... Además, desprecio los favores del hombre que calumnió á Teresa... Teresa y yo somos ricos. Nuestras almas se llenan de ambiciones doradas, y de ideas... contantes y sonantes... Oh, amor... vea yo tus milagros!..

Decidido á largarse sin demora, por telégrafo avisó Santiago á Teresa su salida, y sin despedirse de nadie, se recluyó en su casa hasta la hora de partir. Sólo con el gran *Confusio*, su más inmediato vecino, se entretuvo algunos instantes. "¿Ha visto usted, señor Conde—le dijo,—la elegante Revolución que hemos hecho? Es un lindo andamiaje para revocar el edificio, y darle una mano de pintura exterior. Era de color algo sucio, y ahora es de un color algo limpio; pero que se ensuciará en breves años... Luego se armará otro andamiaje... llámele usted República, llámele Monarquía restaurada. Total: revoco, raspado de la vieja costra, nuevo empaste con yeso de lo más fino, y encima pintura verde ó rosa... Y el edificio cuanto más viejo más pintado. Pasarán años, y aquí estoy yo para derribarlo antes que se desplome y aplaste á todos los que estamos dentro. Sobre las ruínas armaré yo el gran andamiaje lógico-natural, para edificar de nueva planta sobre el basamento secular joh!, que nunca necesitó revoco ni pintura. No respetaré más que el basamento, que es del mejor granito... ¿Se entera usted? Pues adiós, y hágame el favor de dar memorias de mi parte á las naciones extranjeras."

Partió Santiago en el Expreso de las tres. Adormilado pasó la tarde y gran parte de la noche, y en los claros de su modorra oía retazos de la cenversación de los viajeros que iban en el coche: "Ministro de Hacienda, Figuerola... de Estado, Lorenzana, el autor de los célebres artículos Misterios, Meditemos. Para Ultramar, el indicado es López de Ayala; para Gracia y Justicia, Romero Ortiz... Y en tanto, Prim de triunfo en triunfo en su viaje por el Mediterráneo... Hermosa revolución... Todo como una seda...

Yo confío mucho en Serrano... Y yo en Olózaga y Cantero... Yo confío más en los de-

mócratas Rivero y Martos.,

Como á todo se llega, llegó el tren á San Sebastián... Teresa en la estación: abrazos, besuqueo... "¡Qué flaco estás!..., "¡Y tú qué hermosa!,

# **IIIVXXX**

Teresa.—(En una estancia del Hotel Ezcurra, despertando.) Pienso como tú. Vámonos hoy mismo. Aquí ya no hacemos nada. También Ursula desea volver á su casa.

IBERO. — (Saltando del lecho.) Démonos prisa; no perdamos el tren de hoy... A París, á París pronto... Como anoche te decía, voy contento. Toda ilusión de grandezas políticas y militares se me ha ido de la cabeza. Pero te tengo á tí; contigo me conformo; tú eres mi gloria y mi grandeza...

Teresa. — (Vistiéndose muy á la ligera.) ¿Y qué mé decías anoche de esa revolución

que habéis hecho?

IBERO.—Empecé á contarte... Pero tú no cesabas de reir y reir con la divertida historia de los Muñoces de Tarancón. ¿Quieres que hablemos otra vez de las fatigas que pasé por los malditos Muñoces?

Teresa.—Ahora no: tengo que bañarme... tengo que avisar á Ursula para que se vaya

preparando... Nos vamos hoy. Yo estoy contenta. ¿Verdad que somos felices? No mecanso de celebrar que rechazaras los cien duros que quiso darte el sinvergüenza de Tarfe.

Ibero.—¿Qué dinero tenemos? Paréceme que es muy poco. Yo me río contemplando la nada espléndida de nuestros bolsillos.

Teresa. Y yo... Con que tengamos para

llegar á París, basta.

IBERO.-París nos dirá: "Pobretones, ve-

nid á mi Reino...,

Teresa.—Nos dirá: "Venid á mi Paraíso-Comeréis la fruta no prohibida de mi Industria y de mis Artes,... Iberillo, arréglate

pronto. (Vase.)

IBERO.—(Solo.) Sí que soy feliz. Cada cual obedece á sus propias revoluciones. Yo no tengo que poner los andamiajes de que habla Confusio para revocar un viejo caserón. Mi casa es una choza nueva y linda. En ella tengo mi Trono y mi Altar. En ella venero mis Instituciones.

Teresa.—(En la estación.) Me dió mucha-

pena ver partir á la pobre doña Isabel.

IBERO.—Doña Isabel no volverá, ni nosotros tampoco... Ella, destronada, sale huyendo de la Libertad, y hacia la Libertad corremos nosotros. A ella la despiden con lástima; á nosotros nadie nos despide; nos despedimos nosotros mismos diciéndonos: corred, jóvenes, en persecución de vuestros alegres destinos.

Teresa. - (Meditabunda.) Huímos del pa-

sado; huímos de una vieja respetable y gruñona que se llama doña Moral de los Aspavientos, viuda de don Decálogo Vinagre...

IBERO.—(En Hendaya. Vuélvese hacia la orilla española del Bidasoa, y haciendo bocina con sus manos, grita:) Adiós, España con honra. Nos hemos muerto... Adiós; que te diviertas mucho. No te acuerdes de nosotros.

Teresa.—(Gritando.) No te acuerdes... Nosotros te olvidamos.

IBERO.—(Andando el tren.) Somos la España sin honra, y huímos, desaparecemos, pobres gotas perdidas en el torrente europeo.

FIN DE LA DE LOS TRISTES DESTINOS

Madrid, Enero á Mayo de 4907.

# EDICIONES ESPAÑOLAS

# PUBLICADAS EN INGLATERRA Y ESTADOS UNIDOS

Por concesión especial del autor se han hechoestas ediciones, para uso de los escolares ingleses en las cátedras de lengua española. Al texto español, escrupulosamente reproducido, siguen copiosas notas en inglés, que aclaran todos los puntos gramaticales obscuros, así como los modismos y locuciones provinciales.

Trafalgar, edited with notes and Introduction, by F. A. Kirkpatrick. University Press: Cambridge, 1905.

Marianela, with Introduction, notes and vocabulary, by J. Geddes: Boston, 1903.

Doña Perfecta, with Introduction and notes, by A. R. Marsh: Boston and London, Ginnard Co., 1900.

Electra, edited with notes and vocabulary, by Otis Gridley Bunnell. American Brook Company: New-York, 1902.

El Abuelo (en prensa): New-York.



## **OBRAS COMPLETAS**

### NOVELAS ESPAÑOLAS CONTEMPORÁNEAS

La desheredada.—El amigo Manso.—El doctor Centeno.—Tormento.—La de Bringas.—Lo prohibido.—Fortunata y Jacinta.—Miau.—La Incógnita.—Realidad.—Angel Guerra.—Tristana.—La loca de la casa.—Torquemada en la hoguera.—Torquemada en la cruz.—Torquemada en el Purgatorio.—Torquemada y San Pedro.—Nazarín.—Halma.—Misericordia.—El Abuelo.—Casandra.

### NOVELAS DE LA PRIMERA ÉPOCA

Doña Perfecta. — Gloria. — Marianela. — La familia de León Roch. — La Fontana de Oro. — El Audaz. — La Sombra.

### DRAMAS Y COMEDIAS

Realidad.—La loca de la casa.—La de San Quintín.—Los Condenados.— Voluntad.—Doña Perfecta.—La Fiera.—Electra.—Alma y Vida,—Mariucha.—Bárbara.—Amor y Ciencia.

### OBRAS VARIAS

Discursos académicos. - Memoranda.

### EPISODIOS NACIONALES

Primera serie: Trafalgar.—La Corte de Carlos IV.—El 19 de Marzo y el 2 de Mayo.—Bailén.—Napoleón en Chamartín.—Zaragoza.—Gerona.—Cádiz.—Juan Martín el Empecinado.—La batalla de los Arapiles.

Segunda serie: El equipaje del Rey José.—Memorias de un cortesano de 1815.—La segunda casaca.—El Grande Oriente.—7 de Julio.—Los cien mil hijos de San Luis.—El Terror de 1824.—Un voluntario realista.—Los Apostólicos.—Un faccioso más y algunos frailes monos.

Tercera serie: Zumalacarregui.—Mendizábal.—De Oñate á la Granja.—Luchana.—La campaña del Maestrazgo.—La Estafeta romántica.—Vergara.—Montes de Oca.—Los Ayacuchos.—Bodas Reales.

Cuarta serie: Las tormentas del 48.—Narváez.—Los duendes de la camarilla.—La Revolución de Julio.—O'Donnell.—Aita Tettauen.—Carlos VI en la Rápita.—La vuelta al mundo en la Numancia.—Prim.—La de los tristes destinos.





# DATE DUE / DATE DE RETOUR CARR MCLEAN 38-297



